

#### ITALIA-ESPAÑA

О Ү

Ā

P R E

О

S

G U A R D E S E O

М О



EX-LIBRIS
M. A. BUCHANAN



PRESENTED TO

## THE LIBRARY

BY

PROFESSOR MILTON A. BUCHANAN

OF THE

DEPARTMENT OF ITALIAN AND SPANISH 1906-1946

Mueta a Brichman anny Chiego 1904. of 2 y Pet. ory. cee L XI.



HSP 192534 ★

# LOS REYES NUEVOS DETOLEDO.

DESCRIVENSE LAS COSAS MAS AUGUSTAS, y notables de esta Ciudad Imperial: quienes sueron los Reyes Nuevos, sus virtudes, sus hechos, sus proezas, sus hazañas; y la Real Capilla que fundaron en la Santa Iglesia, Mausoleo sumptuoso, donde descansan sus Cuerpos.

DEDICADO

AL ILUSTRE SEÑOR DOCT. DON ANTONIO Francisco Buenaventura, Pimentèl, &c.

ESCRITO POR EL DOCT. D. CHRISTOVAL LOZANO, Capellan de su Magestad en su Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, Comisfario de la Santa Cruzada, y Vicario diversas veces de la Villa de Hellin, y sa Partido, y Procurador Fiscàl de la Reverenda Camara Apostolica.

DIVIDESE EN QUATRO LIEROS.

CON LICENCIA: En Madrid, por Antonio Marin, Año de M.DCC.XXXIV.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

# AL MUY ILUSTRE SEÑOR

# DON ANTONIO FRANCISCO

BUENAVENTURA PIMENTEL,

COLEGIAL HUESPED EN EL DE LOS Verdes de Santa Cathalina Martyr de la Universidad de Alcalà, Doctor en Canones, y Opositor à las Cathedras de clla.



A puntual, y bien explicada noticia Historica de los Reyes Nuevos de Toledo, su grandeza, y admirables Fundaciones, escrita por el Doctor Don Christoval Lozano, Capellan de su Real Capilla, ha sido

siempre tan apetecida del buen gusto, tan estimada de los Curiosos, y tan bien recibida de los Ingenios, que con averse fatigado las Prensas con nueve; ò diez Impressiones, han llegado à andar tan escasos los Libros de la ultima, que compadecido yo con la lastima de estàr para extinguirse, trabajo que nunca debe olyidarse, me he aplicado à las diligentantes.

2

cias

cias de sacarle nuevamente à luz; y para que no puedan obseurceerle las comunes sombras de la presumpcion de algunos Narcisos Censores, que con desvanecimiento, aforrado en tyrania, todo lo devoran ladrando, no por ira, ni enojo, sino por costumbre de su natural, como dice Seneca: Quibus-dam canibus, sic innatum est, ut non pro feritate, sed per consuetudinem latrent, se querido ponerse à la proteccion de V. S. assegurado de que qualquier rama del grande, y frondoso Arbol de los Pimenteles, basta para desenderse de los uracanes de la embidia, teniendose por el nosi me tangere de el respeto.

Era comun entre los Antiguos el obsequiar con festivos cultos à Tritonia, en cuyo Templo, brillantes los Marciales troseos, y tremulos los Pendones, la aclamaban por Deydad de la Guerra, con el nombre de Palas; y porque en las suspensiones de las Armas no estuviessen ociosas las Aras, con no menor aplauso la invocaron Diosa de la Paz, y de las Ciencias, siendo aceptadas con igual aprecio las fa-

tigas del estudio, y los afanes del valor.

Estos dos atributos hallo igualmente en V. S. El primero, por su Excelentissimo Padre el señor Don Pedro de Zuñiga y Pimentel, Marques de Miravel, del Consejo de Guerra de su Magestad, quien igualando lo adquirido de sus particulares servicios, (executados desde Soldado à Capitan General) con lo

heredado de su gran sangre, ha sabido hacer tan harmonioso compuesto, que aunque lo dixesse Horacio por distinto motivo, viene muy bien aqui: Omnia tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

El segundo, por la propia persona de V.S. pues con su sobresaliente, y temprana aplicacion à los Libros, ha sabido desentranarlos tan bien, que ha paregido Arbol, que produxo el fruto, aun antes de la stor, y puede mi reverente atencion (sin passar plaza de lisonja) aplicar à V.S. lo que explicò el Constul Plinio, haciendo aquella tan discreta separacion de letras, y letras, llamando à unas litteras, illiteras tas, y à otras litteras literatissimas: las primeras, cuera po sin alma; y las segundas, almá sin cuerpo: de estas abunda el embidiable genio de V.S. como frequentemente lo certifica con lucidos, è ingeniosos Actos en essa Universidad.

Tocale tambien à V. S. el amparo de esta unidecima Impression, por aver tantos anos que el Ilustrissimo señor Don Juan Pimentèl, su Tio, Canonigo, y Dignidad de la Santa Iglesia de Toledo, se halla dignamente con el Empleo de Capellan Mayor
de la Real Capilla de los Reyes Nuevos, dando
exemplo con el desapropio de repetidas explendorosas Mitras, y reduciendo los esmaltes de su dorada
cuna, à las devotas tarèas de un continuo Coro, imitando con este humilde desvio à aquel prudente, y
advertido Philosopho, que encontrando un Cetro en

3

el suelo, dixo: Alcete quien no te conoce, tolat te qui te non novit.

Por todo, espero encontrar benigna la aceptacion de V. S. y que recibirà este pequeño tributo, tan corto en la execucion, como grande en el deseo. Nuestro Señor guarde à V. S. los muchos años que puede, y le dè los bienes, que le debo desear, y se sabe merecer.

Servidor de V. S. que S. M. B.

Juan de Mathis Perez:

PARECER DE EL ILUSTRISSIMO, Y REVERENDISSIMO Señor Don Fray Miguèl de Cardenas, Obispo electo de Ciudad-Rodrigo, Predicador de las Magestades Catholicas, y Calificador del General Consejo de la Inquisicion.

#### M. P. S.

E L Escritòr de este Libro, lo ha sido de muchos; y aunque varias las materias, ha sido igual la pluma. Propuso à los Principes el valor de David en sus persecuciones; y à todos, para unico exemplo, y veneracion, las acciones de su mejor Hijo: aora en este volumen resucita, y recuerda, lo que no debia ignorarse, la mayor hazaña de los Reyes, consagrarle Aras à Dios. Esdras sue Chronista el mayor del Testamento Antiguo: mereciò el nombre de Nehemias, que es lo mismo que consuelo, por restaurador de Jerusalen, de su Templo, y de sus memorias perdidas; y que sea nuestro Autor otro Esdras de la Iglesia de Toledo, su obra lo dice: Los Libros del Paralipomenon en el Texto Sacro, fueron de gran provecho, porque escrivieron las faltas de los Libros de los Reyes; y Christo mi Señor puso por ultimo colmo de la miseria de Jerusalen la muerte de Zacharias, por significar su nombre lo mismo, que memoria de Dios, lamentandose del caso San Geronimo: In Templo memoria Domini interficitur. Luego es legitimo consequente, que dar en el Templo à las memorias muertas nueva vida, es el mejor buelo de una pluma. De sus Altares excluyò Dios, que las piedras se labrassen con instrumento, y no sonò golpe de alguno en la Fabrica del Templo, porque mejor le fabrica la pluma de los Escritores, que el cincel, y la escoda. Ezequiel le dibuxò con todas sus Capillas en un ladrillo, porque lo hacen mas eterno à èl, y à su Ciudad los Escritores, que lo suerte de sus edificios. La mesa de los panes de proposicion, de que comian Levitas, y Sacerdotes, que eran los Capellanes, tenia una corona, y era precepto Divino: Ipsi labio coronam facies, que memorias de Reyes, que dieron el pan à los Ca-pellanes del culto de Dios, merecen de justicia labios de oro. Ningunos mas finos, que los de nuestro Autor, en lo Catholico, util, y gustoso, que son todas las prendas de un Escritòr en lo Divino, y Humano. Assi lo siento en el Carmen de Madrid, Agosto 31. de 1666. APROBACION DEL REVERENDISSIMO P. Fr. LEANDRO de Murcia, Lector fubilado, Padre, y antes Provincial de la Provincia de Castilla, Predicador de su Magestad, y Calificador del Consejo Supremo de la Santa, y General Inquisicion, del Orden de los Menores Capuchinos de San Francisco.

POR orden, y comission del señor Don Francisco Forteza, Via cario de esta Villa de Madrid, y su Partido, he visto, y examinado un Libro, cuyo titulo es: Los Reyes Nuevos de Toledo, compuesto por el Doctor Don Christoval Lozano, Capellan de su Magestad en su Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, Comissario de la Santa Cruzada, Vicario de la Villa de Hellin, y su Partido, y Procurador de la Reverenda Camara Apostolica; y hallo, que este parto del ingenio del Autor, es muy semejante à los otros, que con comun aplauso ha dado à la luz publica, contiene mucha erudicion. el estilo es asseado, y no afectado, dà grandes noticias de las grandezas antiguas, y modernas de la Imperial Ciudad de Toledo, y de la Real Capilla de los Reyes Nuevos; deleyta, entretiene con la variedad, y enseña, y se puede decir de esta obra, lo que dixo Plinio de otra, lib. 2. Epist. 3. Narrat aperte, ornat excelse, postremo docet, delectat, afficit. Y la misma obra es la mayor alabanza, que se puede decir del Autor, y èl mismo el mayor credito, y recomendacion de la obra, como lo dixo Ouvenio de otra en un verso: Hoc opus authorem laudat, & author opus.

Y assi por todo lo dicho, como porque no contiene cosa que disuene de nuestra Santa Fè Catholica, y buenas costumbres, es mny digno este Libro de que vea la luz publica, y se dè à la estampa. Assi lo siento en este Convento de San Antonio de Menores Capuchinos de

Madrid, à 29. de Junio de 1666.

Fr. Leandro de Murcia.



## LICENCIA DEL ORDINARIO.

OS el Doctor Don Francisco Forteza, Vicario de esta Villa de Madrid, y su Partido, por
el presente, y por lo que à Nos toca, damos licencia,
para que se pueda imprimir, è imprima un Libro, intitulado: Los Reyes Nuevos de Toledo, en que se descriven otras cosas notables de la dicha Ciudad, y
Fundacion de la Real Capilla, que fundaron en la Santa Iglesia, escrito por el Doctor Don Christoval Lozano, Capellan de su Magestad en la dicha Real Capilla,
Comissario de la Santa Cruzada, y Vicario de la Villa
de Hellin; por quanto de nuestro mandado ha sido
visto, y examinado, y no contiene cosa contra nuestra
Santa Fè Catholica, ni buenas costumbres. Dado en
Madrid à 12. de Julio de 1666, años.

Doct. Don Francisco Forteza.

Por su mandado;

Juan de Ribera Muñoz.

#### SUMA DE LA LICENCIA.

On Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey nuestro Señor, su Escrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Consejo: Certifico, que por los señores de el se ha concedido licencia à Francisco Alvarca, Mercader de Libros en esta Corte, para poder imprimir, y vender el Libro, intitulado: Los Reyes Nuevos de Toledo, su Autor Don Christoval Lozano, como mas largamente consta de su original. Madrid, y Marzo 18. de 1734.

Don Miguèl Fernandez Munilla.

#### FEE DE ERRATAS.

HE visto este Libro, intitulado: Los Reyes Nuevos de Toleido, su Autor Don Christoval Lozano, y corresponde a original. Madrid, y Mayo 27. de 1734.

Lic. Don Manuel Garcia Alesson;

Corrector General por su Magestad.

#### SUMA DE LA TASSA.

Assaron los Señores del Consejo Real de Castilla este Libro; intitulado: Los Reyes Nuevos de Toledo, à seis maravedis cada pliego, como mas largamente consta de su original. Madrid, y Mayo 24. de 1734.

# PROLOGO

## AL LECTOR.

Migo Lector, confiessote en primer lugar mix culpa (que ha sido grande) de interrumpir la Historia Divina, que iba prosiguiendo del Hijo Soberano de David, torciendo la pluma à este nuevo rumbo; pero ruegote, que admitas por descargo, querer ser agradecido, à fuer de su Capellan, à aquellos Serenissimos, y Catholicos Principes, que con renombre de Reyes Nuevos, yacen sepultados en su Real Capilla de la Santa Iglesia de Toledo. Considerando, que el tiempo borra las memorias, y que las largas edades fepultan en olvido las mas heroycas hazañas, he procurado que las de estos claros Reyes, por ser raras, y excelentes, salgan à luz, adonde todos las vean, las loen, y las admiren. Y porque para mas gusto aya otros digressos que diviertan, he epilogado, y puesto por principio las principales grandezas de la Ciudad Imperial, y de su famoso Templo: pues siempre es plato mas sabroso, y mas deleytable ramillete, el que aliña el gusto con diferentes picantes, y el que compone la vista con diversas flores. Alegrarème, pues, de que esta diversion ceda en utilidad, y gusto tuyo, y que no te desagrade lo que me ha costado algun trabajo, consolandote, de que con toda priessa se darà à la estampa, y pondre à tus ojos la Tercera

Par-

Parte del Hijo de David, en la qual entre las mas raras maravillas, y prodigios, que obrò su Divina Magestad, y entre otras muchas historias con que vàn adornadas, iràn insertas tambien las Columnas, y Pilastras de la Religion, y Vida Apostolica, en cuyos hombros augustos se ha sustentado, y sustenta esta Iglesia Militante. VALE.

# LIBRO PRIMERO,

# EN QUE SE TRATAN

LAS COSAS MAS MEMORABLES de la Imperial Ciudad, y Santa Iglefia de Toledo.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA DESCRIPCION, Y ANTIGUEDAD de la Ciudad de Toledo.



ACE la famosa, y Imperial Ciudad de Toledo en el riñon de España, que como à corazon de ella, parece que la destinò la suerte en medio de sus consines, ò para ser, como lo es, Cabeza de su Imperio, ò para ser fuente de sabiduria, policia, armas, y nobleza, que derra mandose à todas partes con igualdad, enriqueciesse con sus dones à todos los

demàs Pueblos, Ciudades, y Provincias. Que assi como à Jerusalen para mas altos fines la puso Dios en medio de la tierra (como lo toco de passo en mi Hijo de David,) (a) assi à Toledo parece que quiso el Cielo plantarla en medio de Es-Hijo de Dapaña, para que como à suente acudiessen todos à beber, y à vid, 2.p. c. 42 participar de lo grande, de lo docto, de lo urbano, y de lo exemp. 1. coble. Yace, pues, digo, en la eminencia de un monte, dividido

Libro primero, Cap. 1.

(b)

Fit Conde de

Mora descri
be, y pinta
muy bien à

Toledo en la

Historia de
esta Imperial
Ciudad, 1.p.
lib.1. cap. 7.

(c)
Julian de el
Catillo en
fuHistoria de
Los Godos, libro 1. dife. 1.

(d)
Que el Rio
Tajo cria
oro, es opinion de gravissimos Autores.

S.Isidor. lib.

23. Etimol.

Hisp. illust.

50m.3.lib.25

Ovidio lib.2.

Methamor.

(e)
Quien quisiere ver las muchas, y varias
opiniones,
que ay sobre
la primera
sundacion de
Toledo, vea
à Garibay en
la Historia de
España tom.
1.lib. cap.4.
Al Conde de
Mora en su

Historia de

Toledo, 1.p.

lib.

dido en siete lomas, ( b ) à quien desde las saidas en contorno le van viftiendo sus casas, sus murallas, y sus cercas, estas fuertes, y aquellas tan apiñadas, que rematan en forma piramidal, y de una apretada piña; epicectos que le vienen ajustados; pues si las piramides de Memphis tan celebradas, eran los Mausoleos, y sepulcros de los Reyes de Egypto, (c) Toledo ha servido panteon de inumerables Reyes, que quisieron honrarse con sepultarse en ella : y si la mayor riqueza de la India fon sus piñas de oro; Toledo lo es tambien, no solo en lo material, pues con sus doradas arenas la circunda, y baña el Tajo; (d) sino en lo formal es oro todo, y perlas quanto encierra. Aunque està sita, pues, en este monte, rodeandola por las tres partes, por el Oriente, Occidente, y Mediodia otros montes de inumerable altura, tan hermosos à la vista con sus riscos, y pizarras, con sus muchos cigarrales, huertos, y jardines, que parece la sirven de corona, y de guirnalda, al passo que el famoso Rio la hace cinta de plata, y oro à los chapines.

Su fundación es tan antigua, que no ay memorias de hombres, que con verdad la alcancen. Casi à punadas andan los Historiadores sobre averiguar, quien fuesse quien la abriò los primeros cimientos; mas ninguno con certeza dà en el blanco; y esta es la mayor grandeza suya, que nadie fino es Dios alcance sus principios. Unos quieren que Tubal pusiesse la primera piedra, y se llamasse su Rey; ( e ) otros, que los Griegos; otros, que Telmon, y Bruto, Consules Romanos; otros, que los Hebreos, que passaron à España con Nabuco. Pero finalmente, todo es andar à obscuras, y juzgo, que muchos años antes del Diluvio era ya Ciudad Toledo. Colijolo de la etimologia de su nombre Toledo, que es palabra Hebrea, y nadie me ha de negar, que fue está la primera lengua que se hablò en el mundo. Infierolo tambien de la opinion que dice (y es à la que mas me inclino) que los Judios que vinieron con Nabucodonosor, la abrieron las primeras zanjas, advirtiendo, que no serian las primeras, sino reedificacion de sus antiguos vestigios. Enamorados, pues, los tales Hebreos,

como sus antiguos ascendientes, del sitio inexpugnable, y

hermoso, y conociendo, à fuer de muy peritos en la Astrolo-

gia, lo propicio de su Cielo, lo sano, y saludable de sus ayres,

la erigieron yà segunda vez por cabeza, y asylo de su Nacion,

Ila-

llamandola Toledoth ( que en su idioma quiere decir , generaciones) por quanto concurrieron à su poblacion, ò recdificacion de todas las generaciones de las diez Tribus de Ifraèl. Con el discurso del tiempo, quitadas las dos ultimas letras ( que son la T, y la H, ) se vino à llamar Toledo. Aqui, pues, tuvieron su principal Sinagoga, donde un solo Dios era adorado, reverenciado, y servido. Fundaron assimismo en sus contornos otras muchas Poblaciones, con los nombres de sus patrias, y naturaleza, atendiendo en ello à las distancias de cada Pueblo; esto es, que distasse cada uno tanto espacio de Toledo, quanto los de su Region distaban de la Ciudad Santa de Jerusalèn, como son Escalona por Ascalon; Novès por Nove; Yepes por Yope, y otros, que por evitar prolixidad no los refiero. Solo digo, que se antienda quan antigno le viene à esta gran Ciudad ser magnifica, Primada, santa, religiosa, y noble; pues desde su fundacion empezò à ser en todo, y por todo un remedo de la gran Jerusalen : pues si aquella fue la Ciudad mas aclamada por santa de todos los Profetas. Toledo desde sus principios se apropriò la santidad, pues sue la primera de las de España, en que se le cantaron à Dios Psalmos, y alabanzas. Si aquella fue la mas religiosa por su famoso Templo, y por sus tan afamados sacrificios; Toledo fue, y ha sido siempre el Archivo de la Religion, antes de Christo por su Sinagoga ilustre, y despues aca por tantos, y tan graves Concilios, celebrad s en su Santa Iglesia. Si aquella fue la Academia mas celebre de las letras sagradas, que ha tenido el Orbe, (pues tuvo en ella el mismo Salomon la Cathedra de Prima ) Toledo ha sido siempre la Universidad de ciencias, pues entonces, y aora ha florecido en ella la mas fina Theologia; la Astrologia tuvo aqui su Cathedra; la Magica, que se llamò Arte Toledana, sue en aquel siglo la mas aplaudida; y aun quizà de aqui tuvo principio aquella encantada torre, tan memorable obra de Hercules, que cuentan las Historias, (f) y que permaneciò estable, hasta el infeliz Rodrigo. Si aquella fue la Cabeza, y Metropoli de toda Palestina, Toledo ha sido, y es la Cabeza, y Metropoli de España. Si aquela fue la Ciudad de varones ilustres, animosos, guerreros, y valientes; Toledo ha sido el armario de la valentia, de Heroes esclarecidos, de hombres grandes. Y finalmente, si aquella fue la Sion, celebrada por sus damas, y doncellas, sabias,

lib. c. cap. r.
2. 3. 4. 5. A
S. Ifidoro tomo 2. de la
Hispania illustrata.
Al Arzobispo Don Rodrigo en su
Historia de
España, lib.

1. cap.3.

El Conde de Mora en el lugar citado, 2.p.lib.4. c. 7 El Padre Mariana en fu Historia de España, 1.p. c. 20. Castillo en sus Reyes Godos, disc.

Libro primero, Cap. 1.

y prudentes; Toledo se ha preciado siempre de mugeres sa-

mosas, discretas, y entendidas.

Estos Hebreos, conducidos à España por Nabuco, y pobladores, ò reedificadores de esta celebre Ciudad, ay quien (g) dice, (g) que como fueron tan antiguos, y que sus descen-Garibay en dientes no fueron, ni confintieron por sì, ni por sus Legados el lugar cita'en la muerte de nuestro Redemptor, antes bien embiaron sus cartas, contradiciendolo, vinieron à ser essentos, y libres de Que los Judios de Tocierto tributo, que los demás de su Nacion pagaban en otras ledo no con-Provincias à sus Principes; honra no pequeña de esta Cinsintieron en dad, que yà que fueron Judios sus pobladores, no aver salila muerte de do de ellos aquella mala raza, de los que no queriendo creer Christo, sienla verdad, crucificaron à Christo; de suerte, que aun Judios do consultados para ello

de Toledo han fido de buena fangre. Fue, pues, Toledo en sus primeras mantillas, si no muy Jerusale; anpopulosa, estimada sì, rica, y noble en sumo grado. Yà quantes embiaron do los Romanos à fuerza de mil batallas fueron reduciendo à à contrade-España à su obediencia ( yugo que rechazaron con valor mucirlo: consta chas Ciudades, y Pueblos, queriendo mas darse al cuchillo de dos Carcon honra, que sujetar la cerviz à agena servidumbre) vientas en Hedo aquellos dos famosos Capitanes Bruto, y Telmon, la herbreo, Arabimosura, y forcaleza de esta Ciudad, ampliaronla sin duda go, y Latin, que se hallacon nuevas cercas, y muros, y hicieronla Presidio, y Plaza ron en el Arde Armas de los Lustanos. Creciò, pues, en gentio, y opulenchivo de esta cia, apretandose las casas, estrechandose las calles, y hacien-Ciudad, y las dose, como diximos, una pina, sublimandose de modo, que refiere à la và en los tiempos de nuestro Redemptor, y que su Santo letra Julian Evangelio se explavaba por el mundo, no solo era la Cabeza Perez en su de toda la Provincia Carpentana, pero se enseñoreaba de otras muchas Provincias; especialmente, quando los Reyes n.S. El Conde de Mora; Godos entraron en España, la eligieron Ciudad Regia, pom.p.lib.r.c.s niendo en ella su Silla, v haciendola su Corte. Bamba (ò Uvamba) la ampliò con nuevas torres, y muros, que es la cerca, que coge la puerta del Cambron, y và à la de Visagra, comprehendiendo todo el arrabal, que llaman de San Isidro. (h) En los tiempos del Rey Don Rodrigo, quando por defgracia suya, y pecados de los hombres, se perdiò la Monarquia, se hallaba tan magestuosa, y grande, que en tres meses

se averiguò por lista aver nacido en Toledo diez mil y qua-

trocientas y veinte y ocho criaturas; (i) y à las, bodas de

aquei

El Conde de Mora, 2.par. Aib. 3. c. 31.

Chronicon,

do.

por los de

**E**i Conde de Mora en el lugar citado, Lb.4.cap.2.y 3 2.

5

aquel Rey, de solos Cavalleros Españoles se juntaron en esta famosa Ciudad cinquenta mil Cavalleros. Tenia entonces veinte y ocho Parroquias, que exceptuadas siete. todas fueron demolidas del barbaro Agareno. (K) Estas siete son las que desde alli se llamaron Mozarabes, que con el mismo nombre permanecen oy dia. No fue menos la opulencia, que sustentò con el Moro, siendo Corte de sus Reyes dilatados años. Desde Don Alonso el Sexto, que la cobrò por armas, bolviò à ser Silla Real de los Catolicos Reyes, principalmente, quando el Octavo de los Alfonsos la diò Titulo Imperial, coronandose en ella por Emperador de España. En esta-Magestad se encierra, y citra toda su grandeza. Todos los Reynos, y Ciudades Españolas tributaban parias à Toledo. No ay que blasonar ninguna en antiguedad, nobleza, y poderio; porque en lo Secular, y lo

Eclesiastico, siempre ha tenido, y tendrà esta Ciudad la primacia. Y aunque al presente parece, al passo que desmana telada de muros, y edificios, que està como despoblada de aquella antigua grandeza de aquel numeroso gentio, que la enriquecia, de tanta familia noble, que la daba lustre, de tantos Titulos, y Cavalleros, que la coronaban; nunca en mi sentir mas grande, y opulenta Toledo, que aora, nunca mas dilatada, y espaciosa, nunca con mas magestad, ni mas imperio; pues bien mirado. rebentando yà de grande, dilatò, y ensanchò hasta Madrid su señorio. Viò, que para alvergar la gran Casa de Austria en la ostentacion magnifica que se porta, era su Real Alcazar nido estrecho; y assi en lo mas salutifero de su territorio, y adonde con mas anchura pudiesse ostentar su Corte le fabrico Palacio; de suera te, que Madrid es como nuevo Alcazar de Toledo, un

arrabal, un barrio, un retiro suyo, donde, como à desahogarse, se ha retirado toda la Grandeza, y Nobleza de Toledo; si và no sea, que el designio vaya mas profundo. Congetura es mia (y no sè si me engaño) passe por tal:, y traguela el curioso. Yà se sabe que toda la Magestad, y Grandeza de Constantinopla le dimanò de Roma, unica Cabeza del Imperio, solo con trasladar alli

(k)
Julian Perez
in Chronic.
anno 719. à
n. 376. &Ca

M

fu Silla Constantino el Magno, sue una atencion Religiosa; y un miramiento Christiano de no parecerle bien, que donde residia la Cabeza de la Iglesia, huviesse otra Magestad, que en cierto modo la ajusse, y obscureciesse. No huvo menester mas que passarle este pensamiento por la idea. para alargar su Corte hasta Bizancio, y arrastrar allà todo; el boato de Roma, dexandola casi despoblada, respecto de lo que era. Mas no por esto dexò Roma de conocer, que era suyo el señorio, la primacia, y el mando, y que era Constantinopla, si no barrio, hechura suya. A este modo, pues, viendo el Quinto Carlos, y Rey de España, Primero de este nombre, Emperador tan grande, y tan Catholico, como Constantino, y de no menores miramientos. que en esta Imperial Ciudad reside, y habita el Pontifice, v Primado de todas las Iglesias de sus Reynos, Cabeza del mas ilustre Cabildo, que tiene el Orbe, à cuya Magestad no era justo hacer sombra con la suya, aunque lo hermoso de su Alcazar, lo devoto de su Santa Iglesia, y el cariño de todos sus Ciudadanos le aprissonaban mucho, retirò con todo à Madrid su Casa, su Corte, su Grandeza, fabricando alli nuevo Palacio para el, y sus successores. Con esto arrastrò allà los bullicios, el concurso, el tropel, y barahunda, que lleva tras sì un Monarca, y quedose Toledo al modo que Roma, Cabeza de lo Eclesiastico, si no con tanto gentio, mas señora si, y mas Imperial, mirando à Madrid como Alcazar de su Imperio.

Notese la ma yor soberanìa de la San ta Iglesia de Toledo.

La antiguedad, autoridad, y primacia de su Santa Iglesia es tanta, que en todo el mundo no ay otra que la iguale, pues en su modo, aun sobre el mismo Papa, señor tan soberano, y sobre su mismo Rey, tiene algun dominio, pues uno, y otro se intitulan, y son Canonigos de Toledo. Felicidad notable! Rara dicha! Pues quando el Vicario de Christo, y la suprema Silla (que es el Papa) segun derecho, no puede ser juzgado de ninguno, y nuestro Catholico Rey de España no conoce en el mundo superiore, sola la Santa Iglesia de Toledo, y su Ilustrissimo Cabildo, no solo los precede como à Canonigos suyos, sino que aun los multa, y pena todas las veces que dexan de assistir à los quatro puntos de la Paseque de Navidad (que son Visperas del primer dia, y

de los Reyes Nuevos de Toledo.

Missa de San Estevan; Visperas de San Juan Evangelista, Arcipreste Ju y Missa en su dia. (1) Cosa notable ! y que si yo no lo huviera visto el mismo año que esto escrivo en el libro, en sus Adversaque se penan las faltas de assistencia de los Prebendados, en decir, que
en que vi escritos al Pontisce, y al Rey, lo discultara, en decir, que
y lo dudara mucho. No solo el Apuntador, y el Dean,
o Prebendados señalados, despues que han buscado por
la Iglesia al Papa, y al Rey de España, y visto que no parecen los penan, y los multan, sino que con esecto, como la assistencia;
à todos los demas, les llevan las multas (que son dos y en decir,
mil maravedis à cada uno) y se las sacan al Papa de lo
que le cae en las vacantes; y al Rey, de lo que le toca del
Subsidio, y Escusado. Se puede decir mas de la soberania
de esta Ciudad, y de su Iglesia? Respondame el curioso,
tal; y en deque el emulo no podrà de pesadumbre.

#### CAPITULO IL

DE LA CUEBA MEMORABLE DE HERCULES, y Palacio encantado de Toledo.

Enga el Lector paciencia; y si acaso se cansare de dados à si saber, y vèr algunas antiguedades notables y mismos, no prodigiosas, que tiene en sì esta Ciudad, con ojear, y passar unas pocas hojas, redimirà su cansancio, y à mi me dexarà fin la obligacion que pudieran cargarme los que no han leido, ni visto tanto como otros. Demás, que como mi principal assunto es tratar de una Obra sumptuosa, de una Memoria ilustre, de un Panteon magnifico con que tres Christianos Reyes, cada qual honra de España, todos gloria de Castilla, engrandecieron, y ilustraron los trofeos de esta Ciudad Imperial, Santuarios, y Capillas de su Santa Iglesia, es forzoso, me parece, porque cayga bien la obra, tratar, y descrivir primero con cenida pluma las demas cosas memorables, que han engrandecido, ilustran, Julian Perez y engrandecen los timbres, los blasones, y los triunsos de ha hecho troesta Ciudad, y la Iglesia magnifica à todas luces, y à todos pezar à otros sentidos grande. Siempre fue curiosidad de la industria Autores muy para engastar la piedra, bruñir primero el oro; y para que brille el esmalte, labrar la joya primero. Para quien

Engañôse el rios, n. 466. en decir, que el punto de los Maytines obliga à eftos Principes que multan tambien al Emperador, pues no ay tal; y en decir, que la multa se saca de la Mesa Capitular. pues no es assi, y esso fuera penarse losPrebenal Pontifice, ni al Rev. La verdad es la que tengo di cho, como testigo de vis ta en el libro de las Multas, que me exhibiò elSecretario del Cabildo. Y. este verro de graves, por l'eguirle averlo visto.

A 4

υQ

no està tanto en las materias, es bien hacerle primero nos ticioso de algunas curiosidades, excelencias, y grandezas del sitio, en que se ha de labrar un Palacio de la Reyna mas Divina, y eregir un Mausoleo, en que descansen las cenizas frias de seis altas Magestades. Sepa, digo, el que no està versado en las Historias, lo que es Toledo, y su Iglesia, porque no estrane, y admire, si le coge de repente, lo que es la Real Capilla de sus Reyes Nuevos, su Instre, su auroridad, su grandeza. Esto supuesto, empecemos por una de las cosas mas notables de esta Ciudad;

que es la muy nombrada Cueba de Hercules.

Yace esta Cueba, y el principio de ella en la Iglesia Parroquial de San Ginès, casi en lo mas alto de la Ciudad. Tiene la puerta por dentro de la misma Iglesia, la qual oy permanece cerrada, por averse assi dispuesto por muchas, y justas causas. Và la Cueba por debaxo de tier= ra tan dilatada, y larga, que no solo coge el espacio; que ay hasta el cabo de la Ciudad, sino que sale de ella por termino de tres leguas. Su fabrica es magnifica, non table, y primorosa, compuesta de muchos arcos, pilares, y colunas, y adornada toda de labradas, y menudas piedras. Otras cosas de grandeza, y de primor (·fegun lo que vieron ciertos especuladores ) se dexan al discurso, y al sentir de cada uno. Que las ay grandes, y aun quizà tesoros, no lo dudo, pues en partes menos guardadas, y fecretas, donde vivieron los Moros, fabemos, y lo vemos cada dia, que se han hallado, y descubierto joyas, y riquezas de sumo valor. Luego teniendo los barbaros un receptaculo como este, y con candados, como suelen, de sus hechicerias, quien duda, que al ganarles la Ciudad, y al expelerlos de ella, quando dandolos por Christianos solo en el nombre, y hechos solos de su ley, los arrojaron de España; quien duda, digo, que encerrarian en lo mas profundo de esta Cueba la mayor parte de sus tesoros? Quizà que por esto, mas que por curiofidad, se moviò el buen Arzobispo, à lo que dirèmos luego.

Sobre quien labrò esta Cueba ay varios pareceres; casi al tenor mismo de lo que dexamos mencionado sobre la sundacion de Toledo. Mas con toda brevedad

Pentarèmos por fixo, que Tubal la diò principio, y Hercules el famoso la reedificò, y ampliò, sirviendose de ella como de Real Palacio, y leyendo alli la Arte Magica. Despues venidos à España los Romanos, como tan artificiolos, y curiolos, la engrandecieron en la forma que oy està; que en mi sentir, y en el de Autores peris tos, (m) seria para valerse, y servirse de ella, ya para poe El Conde de der en unos, y otros lances socorrerse, y matenerse con recato en ocasiones de sitios; yà para en mayores apreturas poderse salvar, y huirse sin estorvos; de suerte, que segun la longitud en que la pusieron los Romanos, y oy la vemos, no ay duda, sino que sirviò de mina à sus designios. A Hercules, de quien tomò el nombre, le firviò como de Aula, ò General, en que enseñaba su ciencia. Algunos dicen, que fue esta Cueba, y sirviò de Templo dedicado al mismo Hercules : porque la ciega Gentilidad le rindiò adoracion, como à uno de sus Dioses, y al modo que otras muchas Cuebas se las consagraron por Templos, (n) como la que està en la Ciudad de Tanger, y la del Cabo de Africa, llamado Ampelusia, y la que ay en Gibraltar, à este mismo modo seria la de Toledo. Otros dicen, que sirviò esta Cueba en tiempo de las persecuciones de la Iglesia, de Oratorio, y Cimenterio, donde los Christianos por miedo de la crueldad. se acogian à oir Missas, y Sermones, y donde enterraban sus difuntos. Al modo de aquellas soterrañas, v grutas que avia en Roma ( que eran sepulcros de los Santos Martyres, donde entraban à orar, y à rezar los Fieles) tan obscuras, y profundas, que el baxar, y entrar en ellas, encarece San Geronymo, (o) era como baxar à un infierno, segun lo del Profeta: Desciendan al infierno vivos. (p) Recogiendolo todo, se puede verificar, como di- pfalm. 54. ximos, que ha servido la tal Cueba de muchos usos, se- De este Palagun la diversidad de los tiempos, de Gimnasio de la Ni- cio a d'Torre gromancia, de Templo de los Gentiles, de Oratorio de encantada de Christianos, de mina para librarse.

A una manga, ò cabo de esta Cueba, si bien los Autores varian el sitio, como tan gran Magico, hizo labrar tan el P. Ma-Hercules un Palacio encantado, en que puso ciertos riana, i part, lienzos; y figuras con algunos caracteres, alcanzando cap.20.

(m) Mora en su Historia, 1.p. lib.2.cap.16:

(n) Pomponio Mela, lib. I. c. 5. y lib. 2. cap. 6.

(0) S. Geronymi t.4.in Ezech. fol.1012.

la Cueba de Hercules de Toledo, tra-

I. C.40. sa Hist. de Toledo, lib. 2. C.3 I. Tariph Haben en Hist. de los original està en la Libreria del Escorial, y fus palabras à la letra en este caso, las refiere el Conde de Mora en su Hist. 2. p. lib. 4. c.7.

Julian de el por su ciencia, que avia de verse España destruida por en aquella gente barbara, y estraña: el qual Palaciò mandò sus Reyes Go que se cerrasse, y que ninguno le abriesse, si no queria dos, lib.difc. vèr aquella calamidad, y lastima en sus dias. Entendidos, en pues, de este pronostico, era tradicion dimanada de pala Hist, de dres à hijos, aunque por tan largos anos, que cada Rev Toledo, lib. que succedia en la Corona, especialmente los Godos. añadian al tal. Palacio nuevas cerraduras. Que aunque el El Doct. Pif- credito de estos vaticinios, y supersticiones es rechaza. do de los entendidos, con todo en hombres prudentes suele hacerse caso de una antiguedad, acreditada de una noticia, que causò temor à otros. Y quando la experiencia nos enteña lo mucho que con arte del demonio alcanzan los Nigromanticos, y los encantamientos raros que Arabes, cuyo se han visto, discrecion, y cordura era de los tales Reves no meterse à escudrinar hechicerias, ni apurar sus fines. Llegò, pues, à reynar el infeliz Rodrigo, y yà fuesse tentado de la codicia, yà de la necessidad, por hallarse muy gastado de superfluidades, y derramas que avia hecho, ò yà por todo, quiso romper por el miedo que aterraba à los demás, y vèr si era algun tesoro lo que la Cueba ocultaba. Claro està, que tendria votos, y pareceres de su parte, que le animarian sus deseos, aquellos que al lado de sus Reyes son como polillas, que les rompen, y destruyen sus patrimonios, y rentas. Codiciosos, pues, de mas, le estarian dando cada dia con embites de tesoro. Pareciales, que si era verdad, lograban para el Rey, y para ellos un gran lance; y que si fuesse embeleco, no arriesgaban nada; y que la amenaza de perderse el Reyno seria hablilla. En fin , lo que ha de suceder de qualquier modo se entabla. Resolviose, pues, el Rey à abrir, y mirar la Cueba. Fue, pues, un dia con la gente, que para el caso escogió mas animosa. Llegaron à la Torre, que aunque maltratada con el tiempo, descubria en su fabrica algo de primor, y asseo, siendo como sachada de la artificiosa Gruta, que debaxo de ella, à quatro estados, manifestaba su puerta, cabada en la peña viva, y cerrada con una tapa de hierro, llena de candados, y en lo alto un rotulo, que en letras Griegas, y en cifra, decia: EL REY QUE ABRIERE ESTA CUEBA, Y PUDIERE DES- de los Reyes Nuevos de Toledo.

DESCUBRIR LAS MARAVILLAS QUE TIENE DENTRO, DESCUBRIRA BIENES, Y MALES. De este rotulo, y pronostico yà les constaba à todos, por averse examinado las letras por hombres doctos, y sabios; pero como hablaban con algun equivoco de aver bienes, y males, los Reyes passados no querian probar ventura, como deciamos, temiendo dar en algun mal, despues de haliado el bien. El Rey Rodrigo, teniendose por mas animoso, à trueque de hallar el bien que se le ofrecia, arrostrò à passar los males. Mandò, pues, quitar la tapa de hierro, descerrajando, y quitando los candados todos. Fueron luego entrando los que mas braveaban de animosos, prevenidos, como se dexa entender, de hachas, cuerdas, y linternas; pero apenas huvieron andado un poco trecho, quando bolvieron atràs mas que de passo, apagadas las luces, tropezando unos en otros, escandalizados, assombrados, llenos de miedo, y perdidos. Y preguntando la causa, dixeron los que pudieron hablar (que otros aun no estaban para ello) que avian topado, y visto una espantable vision. Enojose mucho el Rey: retolos de cobardes, y dispusose à ir delante, y que le fuesfen siguiendo. Notable valor, sobre temerario! Hizo disponer muchas hachas, con tal maña, y artificio, que el ayre que salia de la Cueba no las pudiesse, matar. Tomò la delantera con denodado brio, y alentados con esto los demàs, comenzaron à seguirle. Llegaron à una quadra muy hermola, labrada de primorofo artificio, y en medio de ella estaba una estatua de bronce de espantable, y formidable estatura, puestos los pies sobre un pilar de hasta tres codos de alto, y con una maza de armas, que tenia en las manos, estaba hiriendo en la tierra con fieros golpes, moviendo con esto el ayre, y causando el espantoso ruido, que aturdiò, y amedrentò à los que entraron primero. No menos temerosos se bolvian à hallar todos, aunque con el Rey delante, el qual, animado à lo de Godo, devoto, y fervoroso à lo Christiano, comenzò à conjurar esta espantosa vision, ofreciendo, y prometiendo, que el se bolveria à salir sin hacerle agravio alguno, salvo que le dexasse saber, y mirar lo que alli avia. Cessò entonces la estatua de dar golpes, que sue como

Libro primero, Cap. 2:

otorgar tacitamente lo que el Rey demandaba. Quitaronse con esto el Rey, y los circunstantes, y sueron examinando, y viendo todo lo que avia en la quadra. A un lado de la estatua avia un arca cerrada, segun dicen graves Autores; y aunque Tariph se lo dexò en el tintero; quizalo hizo con cuidado, por ser de su seta las figuras que dirèmos, y no querer le atribuyessen à lisonja, ò à arrogancia la narracion de su cuento. Digo, pues, que dieron con un arca, que encima de la tapa tenia un letrero. que decia: QUIEN ESTA ARCA ABRIERE, MARA-VILLAS HALLARA. Quien duda, que los que iban con la golofina del tesoro, al vèr que la estatua avia andado obediente, y al vèr el arca, y letras, que anunciaban dicha? Quien duda, digo, que no estarian yà dandose parabienes de bien afortunados, y previniendo las capas, y las faltriqueras para cargar de doblas, y diamantes? El Rey, con no menos confianza, mando abrir el arca al punto, y en vez del oro, hallò, podemos decir, folos carbones, pues no avia mas que un lienzo cogido, y arrollado: descogieronle, y hallaron pintadas en el Tropas de Arabes, à pie unos, y otros à cavallo, cenidas de turbantes las cabezas, y abroquelados con sus adargas, y lanzas, y unas lerras, que decian: QUIEN AQUI LLE-GARE, Y ESTA ARCA ABRIERE, PERDERA A ESPAñA, Y SERA VENCIDO DE SEMEJAN-TES GENTES. Mandò el Rey, que la bolviessen à cerrar, con el dolor, y tristeza que puede considerarse, bien; que encubriendolo à fuerza de dissimulos. Cada qual de los presentes dissimulaba tambien lo que sentia, por no afligir mas al Rey. Y quando andaban buscando, si entre tantos azares hallaban alguna cosa de consuelo, alzando los ojos, vieron, que en la pared, à mano izquierda de la estatua, avia otro letrero, que decia: REY TRISTE, POR TU MAL HAS ENTRADO AQUI: Y à la mano derecha decia otro de esta forma: POR ES-TRAMAS NACIONES SERAS DESPOSSEIDO S TUS GENTES MALAMENTE CASTIGADAS. A las espaldas de la estatua leyeron otras letras, que decian: ARABES INVOCO. Y en los pechos decian otras: MI OFICIO HAGO. Va:

T 2

Vaya arendiendo el curioso, qual estaria el desdichado Rey, viendo, y leyendo tantos pronosticos de su perdicion, y su desgracia. Bien avria menester todo el valor, pundonor, y valentia de la Magestad; y aun no obstante, otro Rey suera, que se cayera muerto. Valdriase, como Catholico, de la Divina clemencia, y de considerar, que vaticinios de mas autoridad suelen salir falsos, quanto, y mas cosas de supersticion, y encantamiento. Bien avria menester estas consideraciones, y discursos para entretener el animo, y no mostrar flaqueza. Rodeando, pues, la quadra, descubrieron à un lado una boca redonda, en forma de sima, por la qual fe escuchaba un grande estruendo, al modo que un recio golpe de agua. Notense algunas de estas circunstana cias, para quando lleguemos à los Especuladores modernos de esta Cueba. Viendo, pues, el Rey, y los que con èl estaban, bien hechos todos à la suspension, y al miedo, que no avia mas que ver, tomando, dicen, un traslado de los rotulos, y letras (que aun quizà, en mi sentir, no entendieron, ni supieron entonces lo que anunciaban, y decian, que à entenderlo, diferente fuera el miedo) tomando, pues, copia de ellas, bolvieron à falirse por los mismos passos que entraron, y juzgo que algo mas aprisa, y con mayores temores; porque apenas bolvieron las espaldas, quando bolviò la estatua à dar fus acostumbrados golpes, con el mismo impetu, y violencia que al principio. Quando và estuvieron fuera, en los roftros se leian los unos à los otros el miedo que avian passado. Encargoles el Rey à todos el secreto, de que no hablassen palabra de quanto avian visto. Lucgo hizo cegar la puerra de la Cueba, arrimando cantidad de tierra, para que no viesse ningun otro el portento, y las amenazas de que salia lleno, y apesadimbrado, ni quedasse memoria de tan infeliz aguero. Luego allà à la media noche de aquel dia, dicen, que se overon àcia aquella parte muchas voces, y alaridos en son de batalla, y que estremeciendoser la tierra, se hundiò com un bravo estruendo todo el edificio de la desmoronada, y vieja Torre, sin que quedasse vestigio, ni señal de su ruina.

Libro primero, Cap. 2. 14

Esta es la tradicion que ay de la Torre, y Palacio encantado de Toledo i cofa que se puede tener por verdadera, no solo por las autoridades que la testifican, sino por la prueba tan real, que oy està parente; pues como dexo dicho, la Cueba de Hercules, Anla, y general, donde leyò la Magia, se puede vèr oy dia, y es sin duda toda una, salvo aver faltado aquella Torre, y la boca de la Gruta, que hizo cegar el Rey Rodrigo. Porque si aquella, dicen, estaba una milla de la Ciudad, y los que han entrado por estotra, han descubierto, casi à la misma distancia, los mismos vestigios, y señales, que encontraron el Rey, y los suyos, indiclo es claro, que es toda una Cueba, ò manga, ò seno la una de la otra. La prueba de aver vilto, y encontrado estas señales, consta de la curiofidad, y diligencia que pufo el Cardenal Don Juan Martinez Siliceo, aquel que por su virtud, y letras, desde principios humildes, ascendiò à la Purpura, y Mitra Toledana. Con las grandes noticias que le daban de esta Cueba, quiso examinar, y vèr lo que en ella avia. No seria, claro està, con el pretexto que la mandò abrir el Rey Rodrigo, para desperdiciar, ò achocar, si avia, algun tesoro; sì bien sì para atesorarle, como hacia los suyos, en los pechos de los pobres; aunque su principal intento feria para desengañar al vulgo, y quietar con la verdad tantas hablillas, y cosas como contaban, y decian de esta Cueba. Hizo, pues, limpiar la puerta, que como dexamos dicho, oy està calafateada, y cerrada en la Iglesia de San Gines; y buscando, y previniendo los hombres de mas animo, y los que braveaban de ossados, y valientes, mando que les diessen zurrones de comida: que llevassen linternas, hachas, cordeles, y otros instrumentos, para poder encender, en caso que las luces les faltaran. Entraron, pues, estos bravos, y à cosa de media legua ( que yo digo fería milla, pues claro eftà, que el miedo hace las leguas mas largas) hallaron unas estatuas de bronce, puestas sobre una mesa como altar; y que reparando en mirar una de ellas, que sobre su pedestral estaba severa, y grave, se cayo, y hizo un notable ruido, causando à los exploradores grande miedo: quiza no avía mas de esta, y el miedo se las hizo

muchas, como acontece, y seria la que hallò el Rey Rodrigo con la maza de armas; aunque yà bien medrosos passaron adelante, hasta dar con un gran golpe de agua, que con el ruido que hacia su arrebatada corriente, los acabò de llenar de miedo hasta los ojos. Reparese, si vienen bien las señas con la otra Cueba encantada: la distancia, la estatua, caerse, ò hacer ruido, y el brazal del agua. En fin, ya turbados, y perdidos de temor los tales aventureros, se resolvieron en no dar mas passo adelante, sino bolverse à salie. Salieron, pues, al tiempo de anochecer, tan atemorizados, tan despavoridos, tan con caras de difuntos, que los que los aguardaban, y juzgaban saldrian ricos, y medrados, participaron tambien de su espanto, y consusson. Salieron, demàs del miedo, tan traspassados de la frialdad, por ser tiempo de Verano, que enfermaron todos, y murieron muchos de ellos. Avrà que sucediò esto ciento y veinte y cinco años, pues fue el de mil quinientos y quarenta y seis. (p) Quiza movido de esta desgracia mandò el buen Arzobispo cerrar, y lodar la Cueba.

Tambien se dice, (q) para comprobacion de lo espacioso, largo, y dilatado de esta Cueba, que yendo un zagalejo huyendo de su amo, que queria castigarle, temeroso del castigo, que debia de ser siero, se entrò, sin Historia del reparar en la obscuridad, ni frio, por esta Cueba aden- Orbe, 1. p. tro, y anduvo tanto por ella, que vino à falir tres le- lib.4. c, 13. guas de la Ciudad, al camino de Anover, y dixo, que hallò en el camino otra boca de la Cueba, por donde pu-

do falir.

Para la creencia que tenia el vulgo comunmente de aver en esta Cueba gran tesoro, y que para hallarle, se avia de passar por muchos senos, y grutas; y que un perro, que velaba de dia, y de noche, tenia las llaves, y que à los que se llegaban, les mostraba los dientes, y quererselos tragar, y que assi ninguno se arriesgaba à romper, ni pelear con este animal feroz; se cuenta, (r) que cierto Ciudadano, hallandose muy necessitado, y El Conde de pobre, por aver perdido, y malgastado su hacienda, y Mora, sup. no tener con que poder, sustentar 'à su muger, y sus hijos, se determinò à probar ventura, y buscar este te-

Veale el Con de de Mora, 1. p. lib. 2.

son la Cueba, y despues de aver andado por ella muchas horas perdido, y llegando, à su parecer, cerca del tesoro, diò con muchos huessos de muertos; y haciendo aprehension de que aquellos avian sido despedazados del mastin, por aver sido atrevidos, se cubriò de tal espanto, y temor, que perdidas las suerzas, y desjarretado el brio, bolviò las espaldas, y al salir viò fantasmas, y visiones, sabricadas todas de su mucho miedo, con que llegò à su casa, y sin poder dar la habla en muchas horas, se muriò el dia siguiente. Estas son las nosticias que he podido hallar, y descubrir de esta Cueba memorable: crea de ello el curioso lo que le pareciere, que para nuestro intento basta saber que la ay, y que se han hecho experiencias, y vistose prodigios.

### CAPITULO III.

DEL CIRCO MAXIMO, TEMPLO DB Hercules, Naumachia, y Ansiteatro de Toledo.

O ha avido grandeza, magestad, ni aparato, que dexe de aver resplandecido en esta nobilissima Ciu; dad : tanto, que con ser Roma Cabeza del mundo, se las ha apostado Toledo, con serlo solo de España. Quando ganosos los Romanos de las indias, y riquezas de que estaba llena esta Provincia, entraron à conquistarla, para agregarla à su Imperio, al vèr la disposicion, y sitio de esta Ciudad, la rotularon por grande, y la hicieron en su modo una emulacion de Roma, componiendola, y adornandola de las grandezas que les fue possible; y si alli era el Circo Maximo una de las cosas mas ilustres, y de mayor. obstentacion, quisieron tambien, que Toledo se adornasse con su Circo. Para los que no son de la materia, importarà explicarles esta obra. El Circo de Roma tan nombrado, y aplaudido, era el lugar señalado, donde se hacian todos los juegos, y fiestas. Llamabase Circo Maximo, por ser de sigura de un cerco grande aovado; lo Circo, por su redondez; lo Maximo, por lo dilatado, y grande, y por lo magel. gestuoso. Ay libros enteros de este Circo de Roma, en especial lo que escrivió Rosino de las antiguedades de aquella Ciudad, à que remito al curioso. Era su longitud, y en proporcion lo ancho de dos mil y docientos y veinte y dos pies. Tenia à trechos sus famosas puertas, para entrar, y salir la gente con comodidad, y sin pesadumbre, ni apretura. En todo su contorno tenia gradas hechas; de manera, que no se impidiessen unos à otros la vista. El sitio era junto à un valle, porque el sonido de las voces retumbasse mas sonoro. Cabian, dicen, en èl ciento y cinquenta mil personas. Dividiase en partes para usos diferentes, apartada una de otra, y todas tenian descubierto el Cierzo, por ser ayre saludable, para que assi se expeliesse el calor, y bochorno, que pudiera causar el gran gentio. A la parte de Levante avia unas grandes cuebas, donde se recogian los cavallos, y los coches; que avian de correr en el Circo. Las gradas se cubrian de unas telas; de modo, que ni el Sol en el Verano, ni los sinsabores del Invierno, ofendiessen à ninguno. Al rededor del Circo avia algunos Templos, dedicados à diferentes Dioses, Patronos, y Titulares de la Ciudad. Sentabanse en las gradas por su orden; los Pretores, y Senadores, Ediles, y Cavalleros, en las primeras; en las fegundas, los Ciudadanos, Oficiales, y Labradores; y todo el resto del Pueblo, en las demás. Tal vez solian estár coronados de guirnaldas de flores odoriferas. Tal vez echaban pebetes, y perfumes, para sutilizar el ayre, y quitarle lo nocivo. Al principio, y fin del Circo estaban puestas unas colunas, ò piramides sobre un Ara, y estas se llamaban metas, que eran el fin de la carrera. Corrian, pues, coches, ò carros de dos, de quatro, de seis, y aun de doce cavallos, y tambien cavallos sueltos, y el que primero llegaba à la meta, ganaba la joya.

Como se vieron, pues, los Romanos señores de esta Imperial Ciudad, y luego vieron en ella sitio tan acomodado, tan delicioso, y saludable, como es lo que ilamamos la Vega, descubierta al Norte, y cerrada al Medidiodia, fundaron, y edificaron un samoso Circo, del qual oy en dia se ven, y estan hartos vestigios en pie, entre el Humilladero, y el Monasterio de San Bartholo-

R

Rosin.deAntiquit. Rom. lib.s. cap. 5 mè; que no es poco, que al cabo de mas de dos milanos queden ruinas, que testifiquen la verdad de este edificio. Era aovado, y tenia de largo, y de ancho en proporcion mil y quinientos pies. Tenia sus gradas cubiertas con velas, al modo que el de Roma; sus puertas, sus apartados, y sus cuebas de la misma forma, ventajoso en todo, assi en lo grande, como en lo bien acabado, à los demás Circos, que huvo en algunas Ciudades de España, como en Barcelona, Tarragona, Cartagena, y Merida. (f)

(1) El Conde de Mora, 1. p. lib.3. cap. 7.

En quanto à que estos juegos Circenses serian en esta Ciudad mas ventajosos, no admite duda, por criarse en sus terminos, y en sus confinantes de Andalucia los cavallos mas ligeros, y veloces, que ay en el Orbe; y assi consta de muchos testimonios autenticos, ultra de las autoridades, que lo aprueban, que los Romanos embiaban a España por cavallos para juegos, y siestas semejantes. (t). Y aun ay quien dice, que sue esta Ciudad en donde primero se inventaron estos juegos, que se llamaron Carpentos, y de estos se originaron los Circenses. Por cortejar a su Rey Hercules, à ley de agradecidos, inventaron los Toledanos, ò Carpentanos estas siestas, carreras de carros, y cavallos, como queda dicho, de lo qual aun oy en dia permanece un algo, pues harto remedo es el correr parejas, y sortija.

Veaie al Con de de Mora en el lugar sitado.

Demas de la fiesta de carrera, assi de cavallos sueltos, como uncidos en los carros, se corrian en el Circo Maximo muchos animales; lidiabanse toros, osos, leones, y avestruces. Y cada Pretor, ò Governador, que era dueño de las fiestas, procuraba traer las fieras mas bravas, que podian hallarse. Tan de atras le vienen à España los juegos de toros, fieras de este genero, las mas bravas que se crian en la Europa. Oy en dia estàn tan validos estos juegos, como en aquel siglo, sin que se aya podido desarraigar este resabio de la Gentilidad: porque lo de mas horror que se usaba entonces, era lidiar los hombres con las sieras, unas verces desarmados, otras con lanzas, y espadas, y tordo esto vemos se practica oy en los juegos de toros, pues ay hombres tan valientes, que sin armas ningu-

nas salen à lidiar con ellos, y à apostarselas en la carrera; y otros con lanzas à tenerse con ellos frente à frente. De aquellos juegos, pues, Circenses, ò Carpentos, se han quedado en nuestra España tan arraigadas estas memorias, y estos expectaculos, que en no aviendolos, se hace quenta que no ay fiestas. Aun à los Clerigos no han bastado los Pontifices à abstraerlos de actos semejantes, por averse valido de Privilegios, y In-

dultos, à instancia de los Reyes.

Hemos dicho, que junto al Circo Maximo de Roma avia algunos Templos de los Dioses, Patronos, y Titulares: porque los Romanos fueron muy dados à la Religion, muy mirados en las cosas Divinas; assi fuera su Religion verdadera, como fueran dignos de toda emulacion. Contodo, aunque Gentiles, nos dexaron ensenanza, de como los Templos, y Casas, que se erigen, y consagran à Dios, y à su Soberana Madre, han de ser las fabricas mas insignes, y opulentas, las que sobrepujen en grandeza, y hermosura à todas las demás Casas, y Palacios. No puedo dexar de decir aqui el lauro, que sobre otras muchas alabanzas merece la devota, quanto docta Compania de Jesus; pues con la fabrica Augusta de sa Colegio Imperial, diò a la Corte, y Villa Coronada de Madrid el lustre de Religion que le faltaba: porque aunque tenia algunas Iglesias, y Templos sumptuosos, parece que los obscurecian, y hajaban las Casas, y Palacios de muchos Principes; pero el Templo del Colegio, Casa dedicada a Dios, echò el resto à la grandeza, y entre todos los demás edificios se alzò con la magestad. Assi, pues, nuestros Toledanos, aun quando fueron Gentiles, imitando en todo à los de Roma, quis sieron adornar su Circo Maximo con un Templo sumpa tuoso, que labraron junto à el; obra bien acabada, y primorosa, de trecientos pies de largo, y de docientos y once de ancho, con que venia à ser algo mayor, que la Santa Iglesia, que oy ilustra à esta Ciudad. Sus rastros; y ruinas, que al modo de las del Circo, se divisan, y descubren en la Vega, dan testimonio bastante. Dedicaron este Templo à Hercules, à quien tenian, y reerenciaban por su Dios, y por su Rey. Estaba, dicen, al

E

M

lif

modo que el de Cadiz, hermoseado, y adornado de fa-20 mosas, y primorosas esculturas. Entallados de bulto estaban puestos por su orden los hechos, y las hazañas de aquel valiente Heroe; al tanto sus trabajos, y aventuras. Concurrian à este Templo de toda la Provincia Carpentana, por la mucha devocion que tenian à su Dios; y esta fue la causa de fabricarle tan grande, y espaciolo.

Assimismo hicieron junto al Circo una Naumachia, porque la grandeza de esta Ciudad no careciera de semejante adorno. Naumachia es lo mismo que laguna, ò estanque espacioso, como el que oy con nombre de mar ( y que le quadra muy bien ) se mira en el Retiro: lago en que se echaban barcas, y se formaban unas como batallas Navales, que era fiesta muy de ver. Usaban; pues, de estas Naumachias los Romanos, contiguas à los Circos, y seria por causa, de que en fiestas Reales campasse todo regocijo, y divertimiento. A esta Naumachia de Toledo le venia encañada el agua desde Tajo (al modo que à la de Roma le entraba desde el Tiber) esto con mucha curiosidad; de modo, que no recibiesse mas agua de la que querian que entrasse, y que se desaguasse tambien con gran presteza. Veiase en poco rato estar hecha un mar, y que corrian por ella barcas, y navios, y luego en un instante se solia quedar seca, sin genero de agua. No solo servia esta Naumachia para siesta, celebrandose en ella batallas fingidas, sino para el exercicio, y enseñanza de los soldados; porque allise enseñaba, y aprendia à governar, y regir las galeras, à. saber acometer al enemigo, y à buscar la desensa del contrario. Dabanse ricas joyas à los vencedores, mucha vaya, y griteria à los vencidos. El adorno de las barcas, y navios, las galas, y libreas de los remeros, y soldados, el ruido de los clarines, el crugir de las armas, el clamor, y voceria, assi de la chusma que bogaba, como de los vencidos, y los vencedores, era cosa muy de ver de todos los que en pintados balcones assistian à la fiesta. Cabando en las callejuelas de las Azudas, se han descubierto rastros, y vestigios de los arcaduces, y conductos, por donde iba la agua à la Naumachia.

Veafe al Con de de Mora, up. cap.9.

Finalmente tuvo tambien Toledo un famoso Ansiteatro, en el sitio que llaman de las Covachuelas, muy cerca del Hospital del Cardenal Don Juan de Tavera, de que nos dan feñal las ruinas que oy fe hallan. Y aun el nombre de este barrio, dicen, se tomò de las muchas cuebas, que alli huvo, y que cada dia se descubren. Era este Ansiteatro en forma de circulo entero, mas recogido que el Circo. Estaba à orillas del Tajo, y en lugar eminente; requisitos necessarios, para que fuesse favorable à la comodidad, y à la salud: porque con las apacibles mareas del Rio, y con el ayre que soplaba en la eminencia, venia à quedar saludable, y delicioso. Tenia mas de catorce gradas en contorno, donde se solia abreviar toda la Ciudad en apreturas. Y debaxo de estas gradas avia muchas cuebezuelas, unas para tener bastimentos, otras para encerrar las fieras, al modo que toriles. Las fiestas que alli se hacian, era lidiar fieras, ossos, toros, y leones, y salir los Gladiatores à matarlos, ò à morir à sus garras, ò à sus unas. Representabanse tambien tragedias, con muchas tramoyas de gran maña, y artificio. Tambien solian echar à los delinquentes à las fieras; expectaculo cruel! y de que gustaban los de entranas duras. La disposicion de este Teatro era de tal suerte; y estaba con tal arte, con unos vasos de bronce, que avia sóbre las colunas, que no se perdia palabra en lo mas retirado de la pieza. Pero en fin, todas estas maquinas, y fabricas, que dexamos dichas, las borrò, y consumiò el tiempo, y solo para la grandeza de esta Ciudad decimos que las tuvo.

CAPITULO IV.

## DE LOS NOMBRADOS PALACIOS DE LA Infanta Galiana, que aun oy duran en Toledo.

O me pareciò dexar al silencio, yà que referimos las antiguallas, y memorias de esta famosa Ciudad, los Palacios sumptuosos de la Mora Galiana, cuya tradicion, dimanada de padres à hijos, los hacen verdaderos, quando sus vestigios, ruinas, y señales no nos estuvieran B?

dando vivo testimonio, suera de Historiadores muy graves que lo asirman. Descrivire su origen, y la causa de su sabrica, ingiriendo lo sabroso de la Historia, para que divierta el Lector la sequedad, que diera la materia por si sola.

Galafre, hijo de un Reyezuelo de Africa, llamado Alcaman, y de la Condesa Faldrina, viuda del Conde Don Julian, con quien casò en Toledo, se hallaba Rey de esta Ciudad por muerte de Juseph su tio. Sus buenas partes, y prendas le tenian bien hallado con todos los Ciudadanos, assi los de su Nacion, como los nuestros Mozarabes : y aunque el tyrano Abderrahaman, Rey de Cordova, como mas poderoso, y insolente, solia darle pesadumbre, y molestarle con guerras, solo porque acogia, y amparaba à los que huian su rigor : con todo Galafre, como esforzado, y valiente, defendia su ropa, y guardaba su Ciudad. Tenia, pues, este Rey una hija dotada de discrecion, y hermosura, con que se hacia querer todo lo que le es dado à un amor paterno. Llamabase Galiana, à cuyo hermoso hechizo mas de quatro pretendientes confagraban descos, y tributaban cuidados. El padre, que era quien mas la queria, no sabia què hacerse para tenerla gustosa; y assi, en contemplacion suya, hizo una famosa huerta à las orillas del Tajo, casi contigua à la Ciudad, como se baxa por la Puente de Alcantara, que hasta el dia de oy conferva el apellido de la Huerta del Rey. En medio de ella fabricò unos famosos Palacios, adornados de jardines, con unos estanques muy artificiosos; pues dicen, que subia, y baxaba el agua con la creciente, y menguante de la Luna : si era por arte de Nigromancia, ò era quizà por el arte de las Azudas, que es nombre Arabigo, y comenzarian entonces, se dexa al discurrir de cada uno. Quando crecia, pues, el agua, era en tanta altura, que vaciando en unos caños, corria encañada hasta el Palacio, que tenia el Rey Moro dentro de la Ciudad, que era, dicen, en aquella parte, que està oy el Hospital del Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza, de Niños Expositos, y el Convento de Santa Fè la Real. Con que advertirà de passo el curioso, que es muy antiguo en esta Ciudad aver Artes de Juanelo, que suban à los Alcazares ei Effos Rio.

Estos Palacios, pues, de cuya sumptuosidad solo quedan oy desmoronados vestigios, y caducos paredones, los hizo el Rey Galafre Retiro delicioso, y Casa de Recreo para la Infanta su hija, y quiso se apellidassen por ella Palacios de Galiana. Habitabalos la Mora con la ostentación, y aparato, que se debe à una Persona Real. Muy assistida de Damas, regalada, y visitada de su Padre los mas dias, passaba una vida descansada, y alegre : si bien unos galanteos de un amante porfiado la desazonaban el gusto muchas veces. Es el caso, que como la beldad de Galiana era tanta, y tan ilustres sus prendas, diò en galantearla, y servirla un Regulo de Guadalaxara, llamado Bradamante, Moro agigantado. feroz, y valiente. Estaba tan enamorado de ella, como ella de èl enfadada, que en no frisando los naturales, tiene el amor poco juego. Y poco importa, que se abrase el pretendiente, quando à las finezas suyas està de yelo la dama. Porfiaba el Moro con todo, sin que le desesperassen los desvios, sabiendo que à porsias se suelen bolcar los montes, quanto y mas mugeres. En fin, el queria, y en la mayor resistencia se avibaba mas su amor. Costabale su buen rato de trabajo hablarla, y verla; pues desde Guadalaxara hasta Toledo, abriò camino oculto su cuidado, senda escusada, por donde de rebozo, y de secreto venia à vèr, y hablar la idolatrada hermosura, y de alli le quedò el nombre de la senda Galiana.

En estos intermedios sucediò, que Carlo Magno, hijo de Pipino, Rey de Francia, vino à Toledo; unos dicen, que embiado de su padre, para ayudar à Galafre, contra el Rey de Cordova Abderramahan; otros, que desavenido de con èl, vino como à ampararse del Rey Moro. Que vino à Toledo, es cierto, y que Galafre le agassajò, y hospedò con mucha magestad, lo asirman graves, y doctas plumas. (v) Señalòle quarto al Principe, como en casa de mas recreo, en los mismos Palacios de Galiana su hija. Yà suesse confianza honrosa, ò yà porque le sirviesse; que nunca à los Principes, ni à personas de cuenta, escusaron los Moros el vèr, y comunicar à sus hermanas, ò hijas. Pruebase de este caso,

Que Carlo Magno vino à Toledo, y, se enamorò de Galiana, que matò en desasio à Bra damante, y se casò con ella, haciendose Christia na, lo dicen muchos Autores de to-

do credito.

(v)

Libro primero, Cap. 4.

Luic Prando in Cronicon. Julian Perez in Cronicon. El Arzobilpo Don Rodrigo lib. 4. c.11.y otros muchos, que cita el Con-

de de Mora

en su Historia, z. part.

lib. 4. c. 20.

y de quando Almanzòr, Rev de Cordova, hospedò à Ganzalo Bustos, dandole ocasion, que galanteasse à su hermana. En fin , Carlo Magno se hallò à un mismo tiempo cortejado de Galafre, y bien visto de Galiana: con que à poca luz que le dieron sus ojos, se hallò preso del hechizo, y muy cautiva la voluntad. No fue necessario mediar mucho el trato, y correspondencia, para hallarse prendados los dos. Era Carlo Magno un Principe agradecido, buen talle, lindo brio, valiente, muy galan, y sobre todo discreto: con, que por mas pundonorosa, y presumida que era Galiana, oyò, y escuchò al Francès con agrado, y con cariño. El assi que la entendiò, à fuer de favorecido, se empezò à mostrar zeloso, como avia visto, y notado las secretas visitas que la hacia Bradamante. A los principios, à fuer de entendido, hacia gorda la vista: contentabase con lo que le daban; pero quando viò que llevaba la dama de vencida, y que casi casi se le daba por suya, entonces se hizo del sentido, y se mostrò agraviado. La Mora, que estaba yà hasta los ojos hecha una Francesa, fuera de que aborrecia à Bradamante, comenzò à satisfacerle de lo cansados que su padre, y ella estaban de aquel galanteo. Diòle à entender en fin, que à el solo queria, y que gustaria la librasse de aquel embarazo. Carlo Magno, zeloso por una parte de las finezas del Moro, de su continua porfia, y temeroso por otra, de que como despreciado, y poderoso, podria intentar tal vez alguna violencia, tratò de desafiarle, y ajustar con las armas su derecho. Hizolo assi, rineron cuerpo à cuerpo, con destreza, y con valor ; y aunque el Moro era un Gigante, quedò por. Carlo Magno la victoria. Venciòle en el desafio; cortòle la cabeza, y presentòsela à Galiana. Recibiò el presente muy gustosa, tanto por ver la valentia de su amante, quanto por verse yà libre del que aborrecia. Creciò el trato, creciò el amor: y entendido Carlo Magno, que con hacerla su esposa, ella se haria Chriana, pidiòsela à su padre en casamiento. Galasre muy alborozado de lo que interessaba, se la concediò con gusto, y con èl mismo abrazò la condicion de averse de bautizar, y reducirse à la Fè. Era entonces Arzobispo de Toledo

24

de los Reyes Nuevos de Toledo.

25

Cixila: entendiò los conciertos, y alegròse mucho, de que por aquel camino se ganasse la Iglesia aquella Infanta. Instruyòla muy bien en la Fè: bautizòla por su mano, y celebraronse las bodas con mucha solemnidad, siesta, y regocijo. Luego Carlo Magno, entendido de la muerte del Rey Pipino, su padre, se partiò con ella à Francia, donde la coronò por Reyna, y sue recibida de todos con sumas alegrias. Justa razon es, que se conserve en Toledo la memoria, aunque en un viejo edificio, de quien de Infanta Mora, quiso, y supo ser Reyna Christiana.

## CAPITULO V.

DEL PALACIO, Y CASA REAL DEL REY Egica, y lo que en èl sucediò.

VA que por divertimiento del curioso hemos referido los Palacios de la Infanta Galiana, y assimismo los que tenia el Rey Gaiafre, su padre, no serà suera de proposito, que digamos algo de estos, por ser los que habitaron muchos Reyes Godos, especialmente Egica, sobrino de Bamba, y acerrimo vengador de sus ofensas; pues siendo assi, que el Rey Eruigio, su suegro, le avia entregado la Corona, y cafadole con Eygilona, su hija, para con estas lazadas tenerle como atado à las cosas de su gusto; con todo, pudo mas con el el suero de la razon, y derecho de la sangre, para castigar à los que hallò ser culpados en aquella alevosia contra el tio, qual fue darle un veneno, privandole del juicio, y del govierno. Y aunque à fuer de Catholico curò su conciencia con hacer juntar concilio, y pedir dispensacion del juramento que avia hecho de mirar por la Reyna, su suegra, y por sus hijos; con todo, mostrò tanto odio à las cosas de Eruigio, que repudiò à la Reyna, su muger, con tener yà en ella un hijo. Si fue por esto, ò por el impedimento de ser parienta suya, està en opiniones: mas dà mucho que pensar, si lo causaria ladearse la voluntad àzia otra parte, segun el sucesso que irèmos refiriendo. Muy buenas cosas cuentan de este Rey : gran zelo de la justicia, y de la Religion; mas esto de repudiar à la Reyna, y

Libro Primero, Cap, 5.

26

galantear à su sobrina, desdorò mucho sus virtudes. Refiramos, pues, la historia, con la brevedad que pide nues-

tro assumpto.

Los Palacios de este Rey eran en la parte que es aora el Convento de Santa Fè, de la Orden de Santiago, y donde està el Hospital de los Expositos: Casa Real en que vivieron, como hemos dicho, muchos Reyes, assi Godos, como de los Mahometanos, que no es la menor grandeza de esta Ciudad Imperial, aver tenido, y aun estar oy casi en pie quatro Palacios, y Alcazares Reales, y todos sumpruosos. El primero, este que hemos dicho, que aunque ha mudado la forma, duran aun en èl realces de Magestad. El segundo, donde viviò el Rey Rodrigo,

Palacios Rea do.

les de Tole- sobre las aguas del Tajo, que aunque es oy Monasterio de Agustinos, la fabrica de sus cimientos dà testimonio de aver sido Casa Regia, y de mucho primor. El tercero, estuvo sito junto à la Iglesia de San Andrès, en las casas que son del Conde de Cedillo; y alli viviò el Rey Abdalla. El quarto, es el celebrado Alcazar, Palacio ya de Monarcas Castellanos, cuya fabrica famosa toda entera, no tiene otra falta, que estàr vacia, y sin duesso. Bolviendo, pues, à nueltro primer Palacio, donde el Rey Egica moraba, le hico muy señalado nacer en el un Principe esclarecido, à quien, como à otro Moysès, guardò el Cielo por mares de trabajos, para restaurador de la pèrdida mayor, que llorò España. Gustosissima es la historia, diviertase el curioso.

Historia sabrosa de el Principe D. Pelayo.

Estaba en estos Palacios, en compañía de la Reyna (si antes, ò despues de repudiada, poco importa à nuestro caso) una sobrina suya, y tambien del Rey, llamada Dona Luz, hija del Principe Teodofredo, niera legitima del Rey Chindasuindo, y hermana carnal del infeliz Don Rodrigo, que siendo Rey, en adelante perdiò à Espana; de suerte, que las partes de sangre de esta dama eran esclarecidas, pues por linea recta descendian de los Reyes. Las personales de virtud, de discrecion, y hermosura, eran de tal calidad, que arrastraba los asectos, y por unas, y otras tenia mil pretendientes. El que mas se señalò fue el Duque Don Favila, tio de la dama, hermano de Teodofredo, y à quien ella rindiò desde los prin-

cipios su voluntad. Vino, pues, desde Cantabria, donde tenia su Estado, à pretenderla à la Corte; y quando juzgò, que en sola la dispensacion del parentesco avria dificultad, hallò en la materia otro mayor embarazo; y fue, que el Rey queria, y pretendia para sì la beldad de Dona Luz, tan ciego de enamorado, que aun en la luz de la dama no veia la menor luz de correspondido: hecho ciega mariposa, se abrasaba amante en las luces de sus ojos. Sentialo Doña Luz à suer de bien entendida, pues bien echaba de ver, que el Rey la queria para dama, no para propria muger ; y galanteos tales en muger de prendas, por mas que los honeste, ò-los dore la Magestad, ofenden mucho, y dan muchos enojos. Con no darse por entendida : con huir los lances : con mostrar desvios, resistia valerosa los embites de una Alteza, cariños de una Magestad, ruegos de un Senor: cruel batalla, por mas que el entendimiento haga la costa à la dama mas constante, que aunque ay sugetos, à quien el desdèn, ò el desprecio puede atropellarlos, ruegos, y lagrimas de un Rey enternecido, muy Amazona ha de ser la que los venza; pero en fin, Doña Luz anduvo tan valerofa, y mas quando en Don Favila descansaba su amor, que con todo descoco le vino à decir al Rey, que se quietasse, y que diesse de mano à la porsia. Montò el Rey en zeloso, à fuer de despreciado, y empezò à hacer apretadas diligencias, por ver si aquel aborrecimiento nacia de otro amor. Al passo, pues, que èl zelaba, procuraba Doña Luz andar mas advertida; y assi, aviendose declarado con el Duque Don Favila una noche, que le diò entrada en su quarto, pactaron capitulaciones de recato, y de secreto al mismo tenor que capitularon sus desposorios. Delante de una Imagen de nuestra Señora se dieron mano, y palabra de fer marido, y muger. Pusieronla por testigo del contrato, y aunque faltaban otras circanstancias para hacerle Sacramento, como amantes en fin, y en la ocasion, la assicron de la melena, y hicieron cama comun aquella noche. Con la misma traza que les avia dado puerta su maña, y su diligencia, continuaron en visitarse otras muchas noches, que amor, y en gente moza, no se contena con lograr un lance, fino que se hace logrero en multiplicar sus gustos. En sin, de unas, y otras visitas quedò

Dona Luz prenada.

Como andaba el Rey fentido del desprecio, y trocado en odio todo su passado amor, buscaba solo ocasion con que vengarse : andaba desvelado, mirando, y inquiriendo si tenia Dona Luz otro que la divirtiesse. No fue possible descubrir el menor rastro: tal era la cuenta, el cuidado, y el ardid de los que se querian: mas tal les iba en ello. Como empezasse, pues, à irse abultando el vientre de Doña Luz; y mas que en aquella Era no se avian inventado los guarda infantes, reparò el Rey en ello, por mas que el cuidado de ella andaba sobre aviso. Pareciendole, que no se engañaba, la puso guardas de vista, por si salia verdadera su sospecha, hacer matar la criatura que pariesse, y luego à ella castigarla con la pena de la ley. Afrentarla, y quitarla la vida era su designio, que un amor menospreciado, y mas de un poderoso, tira la barra à quanto puede el rigor. Claro està, que la pobre señora repararia tambien en que el Rey, y los que eran sus espias (duenas serian estas) la miraban mas alas basquiñas, que à la cara; con que se dexa entender su cuidado, y sentimiento, y el que el Duque tendria, sabiendo lo que passaba; pero como aquel parto se guardaba para el rescate de un Pueblo, parece que acudia Dios à dar animosidad, y valentia à un femenil pecho. Fiandose, pues, Dona Luz de sola su Camarera, y otra criada, y haciendolas sabidoras de su pena, y de su mal, quando yà viò que se llegaba su parto, las dixo, que con el recato possible hiciessen hacer un arca, tan ajustada, y embreada, que de ninguna manera quedasse el menor resquicio por donde pudiesse entrar ayre, ni agua. Fabricò esta bizarra, quanto hermosa hembra, la cosa mas peregrina, que desde la madre de Moysès aca se halla escrito. Quiza sabidora de aquella historia sagrada, y inspirada quizà de que avia de ser su parto bien parecido à aquel en las hazañas, quiso confiada echarle à las aventuras. Las criadas anduvieron tan finas, y leales, y pusieron tan buena diligencia, que para el dia del parto tue vieron la arca hecha, y bien guardada. Pagaron muy bier al artifice el labrarla, y el secreto. Panoche en su quarto, por la parte, y secreto que el sabia, y hallandola tan llorosa, tan lastimada, y tan triste, y contandole la causa, el con mucho valor la consolò, acariciò, y animò, ofreciendose à tomar la demanda, y defender su inocencia. Y porque el Rey no maliciasse alguna cosa de su llegada à Toledo en aquella ocasion, pareciòle al Duque tornarse à su tierra, y en publicando las Cortes, venir como los demàs, y en llegando el caso, cumplir con su obligacion. Todo este recato, y cautela era menester para desvanecer à un Rey zeloso, y ofendido.

Despidiose, pues, el Duque de su amada esposa, con los estremos, y alhagos, que permite el matrimonio; apenas llegò à Cantabria, quando llegando tràs de èl la convocatoria, juntò el dinero que pudo, y se partiò à las Cortes. Celebraronse dia de la Magdalena en el Pal cio Real, que era, como queda dicho, donde es aora Santa Fè, (cuyo assumpto es el que nos trae à esta historia) y estando el Rey en su trono, y juntos los convocados, entrò la afligida Dona Luz, y con palabras bien sentidas, y bien dichas, se quexò, y querellò del testimonio, y falsedad, que Melias la avia levantado, y concluyò, diciendo, que si ella hallara un Cavallero, que quisiera desenderla, no se gloriaria aquel traydor de semejante infamia. Melias muy amostazado, la respondiò, que se asirmaba en su acusacion, y que la retaba de nuevo de liviana, y de muger pérdia, y que si avia quien se atreviesse à sustentar lo contrario, saliesse à campaña luego. Don Fabila entonces con mucha cordura, dissimulando el bolcan, que ardia en su pecho, dixo, que era mengua de todos, no solo el consentir, que hablasse Melias con tanta libertad, sino el no salir alguno à ajustarle con las armas; y que assi, en nombre de la Nobleza, el acetaba el desafio, y en señal de ello, se quitaba aquella gavardina, y la arrojaba à sus pies: ceremonia de aquel tiempo, al modo que arrojar un guante. Tomòla Melias, y dixo, que acetaba la batalla, la qual por orden del Rey, y de los Grandes, se dilatò has-:a el tercero dia.

Con esto se dissolviò la Junta, y Dona Luz se retirò

à su quarto, embuelta en tristeza, de verse con tal disfame, y de confiderar el peligro de suesposo. No tardò mucho de llegar à confolarla, que como tenia tan buena tercera en la Camarera, siempre en las horas del filencio hallaba passo franco. Consolòla, pues, enjugandola las lagrimas à caricias, y quitandole la pena à discursos, y razones: mas presto que quisieran se les sue la noche. Fuese Don Fabila à su posada, y previnose para el combate. Este se hizo en la Vega, à vista del mayor concurso que pudo imaginarse. No tienen que ver las fiestas de toros de aora con el numeroso gentio, que acarreaban en aquellos tiempos estos espectaculos. No quiero detenerme en la pintura; folo digo abreviado, que en miradores, puestos, y ventanas, assistian el Rey, la Reyna, las Damas, los Jueces, los Señores, los Cavalleros, y luego toda la chusma de lo popular. La acusa? da tambien, cubierta de luto, y con almohada à parte, assistia con los Reyes.

Los Padrinos, ò los fieles, deputados para el caso, metieron en el palenque à Melias, y à Don Fabila, cada uno por su puerra, conforme à leves del duelo. Quedandose solos, y tocando las trompetas, que era la se: nal de comenzar la lid, se acometieron entrambos can gallardo brio. Quebraronse las lanzas con igual violencia, y cayendo de los cavallos, se quedaron por un rato algo aturdidos, y cada uno conno pequeña herida. Yàrecobrados, y bueltos en su acuerdo, rornaron à la batalla, denodados, y valientes. Pero en fin, fue Don Fabila mas dichoso, pues dando con su contrario en tierra, le hizo con una estocada despedir la vida. Cortòle la cabeza, presentòsela à Doña Luz, y dixo al Rey, y à los Jueces, que el avia cumplido con lo que le tocaba, y que el credito de aquella dama quedaba bien puesto.

Mucho sintiò el Rey vèr à sus ojos matar à su Valido; y por mas que procurò dissimular, saliò su passion al rostro, y à los labios, diciendo à Don Fabila, que bastaba vencer à su contrario, sin passar à darle muerte. Su dolor no era tanto, de que huviesse muerto à Melias, quanto de que no suesse Don Fabila el vencido, por

vens

vengarse en Dona Luz; la qual se puso à los pies del Rey, y le dixo, que pues avia buelto Dios por su causa, y su contrario tenia el pago de su maldad, declarasse estar libre de la acusacion. Otorgòselo con harto pesar, y feneciòse la lid, haciendose à dos vandos las diciones del vulgo: unos, lastimandose del muerto; y otros, victoreando al vencedor; unos, gozosos de ver à Doña Luz libre; y otros, enfadados, por no verla quemada.

Bristes, primo de Melias, sue quien quedò mas sentido, el qual con otros de su faccion, se sue de nuevo al Rey, y en presencia de muchos Cavalleros, bolviò à acusar à Dona Luz de incontinente. Como eran sabidores, de que el Rey gustaba de ello, y que mas à èl, que al difunto, le hacian la lisonja, no tuvieron empacho de hacer nueva acufacion: quan lastimada se hallaria la infeliz señora, quedese al discurso. Con gritos de dolor clamaba al Cielo. Pidiòle al Rey, diera quien la defendiesse. El Rey, que era su anhelo verla castigada, y afrentada, hablò con mucha tibieza al mismo Don Fabila, si queria hacerse cargo del nuevo duelo. El Duque, aunque temerose, si acaso la que amaba como à esposa, avia deslizadose à agenos galanteos; pero en fin, cautivo de su amor, admitiò el desasso. En la misma Vega fue el combate, à vista, como la vez passada, de toda la Ciudad. Rineron los dos con brava animofidad, estando por largo espacio muy neutral el vencimiento. Pero al fin Don Fabila derribò al contrario en tierra; y porque no le hiciessen el cargo de la vez passada, teniendole yà à sus pies, y amenazado el azero, le dixo, que si confessaba, que estaba Dona Luz libre, y inocente, le otorgaria la vida. No quiso Bristes, à suer de pundonoroso, con lo qual Don Fabila acabò con èl, y quitòle la cabeza. Preguntò al Rey, y à los Jueces, si tenia mas que hacer? Dixeronle, que no; con que Doña Luz fue dada por libre, y senecieron del todo los debates. Don Fabila tratò de curatse de las heridas, que avia sacado de ambos desafios, que eran algo peligrosas, y el Rey por no hallar medio para vengar sus enojos, bufaba de corage, y pesadumbre. C 3

CL

38 Libro primero, Cap. 5.

Avia venido à Toledo Grafeses, aquel Cavallero, tio de Doña Luz, que retirado en Alcantara, sacò del rio (como queda dicho) la arca en que iba el Infante Don Pelavo. Como fue tan ruidoso el disfame, y acusacion de la sobrina, acudiò como noble à favorecerla. Hallose presente al ultimo desasso; viò el vencimiento; diò à Don Fabila las gracias, y despues algo curioso, llamò à parte à Doña Luz, y examinola, que le confessasse la verdad, si estaba culpada en algo de lo que la avian acusado aquellos Cavalleros? Si avia tenido alguna amistad, algun descuido, alguna flaqueza? Que como à padre se lo descubriesse, porque le importaba mucho para salir de un cuidado. Doña Luz, no sabiendo la intencion del tal examen, negò fuertemente, y dixo ser falsedad, y mentira lo que aquellos Cavalleros la avian imputado; pero que yà el Cielo avia buelto por su ino. cencia: buen exemplo este para creer, y fiar de mugeres. Verdad es, que andaba cuerda en negar lo que era tan oculto, y en que le iba la vida, y el honor. Con todo no se quietaba el viejo con la negacion de la sobrina. La misma sangre parece le latia al corazon, recelando siempre, si aquel niño que criaba, seria de Doña Luz. Cabando, pues, en esto, no queria dexar diligencia por hacer; acechaba, escudrinaba, miraba, y atendia à todas las acciones, y palabras: especialmente un dia, sabiendo, que Doña Luz se quedaba con la Reyna, se entrò con mucho secreto àcia su quarto, por ver si de las criadas podia sacar, ò inquirir alguna cosa. Viò de espaldas à la Camarera, que sentada junto à un baul, en que estaban los vestidos de su señora, tenia en las manos un paño, al qual con lagrimas, y ternura le estaba hablando, y diciendo estas palabras: Ay Señora Santa Maria de Gracia, assi como el tu Hijo bendito, librò à la madre de quanta maldad sobre ella fue levantada, bien assi te pido yo de merced, que su bijo sea vivo, y llegue à ser bombre, porque su padre, y su madre ayan de placer con su vista, como ban avido pesar con su nacimiento. Admirado, y suspenso miraba el paño Grafeses, y atendia à las palabras, porque viò hazia razon con el otro en que iba embuelto el Infante, que el sacò del ar-

Palabras fon de Rasis, en que ay bien que reparar for ser de Moro.

ca. Dixole la Camarera del modo que estaba, cerrò el cofre, y al bolver la cabeza, viò à Grafeses junto à sì, con que recibio harto susto. El entonces la rogo muy cariñolo, que le dixera, què Infante era aquel por quien lloraba, y rogaba? que no se lo negasse, que lo estimaria en mucho. La Camarera, à fuer de muy leal, y fiel con su señora (es cosa rara, y que los Monteros de Espinosa la tuvieran embidia) por no la descubrir; y pensando, que Grafeses la avia oido, intentò contra el la mayor traycion, que pudo imaginarse. Con cautela, pues, le dixo, que le diria la verdad, con que jurasse primero delante de un Crucifixo, que guardaria secreto. El respondiò, que de buena gana. Ella entonces metiòle en otro aposento, en que avia una ventana, que caía al rio, con intento, de que se assomasse à ella, y despeñarle. Quien fraguara tal maldad! Dixole, que se assomasse à aquella ventana, desde donde veria el Santo Christo, ante quien avia de hacer el juramento. El Cavallero mirando à todas partes, aunque algo apartado, respondiò, que adonde estaba el Christo, que el no le veia? Ella rabiosa de ver que no se assomaba, fuele à empujar con fuerza; pero tropezò de modo, y diò tan fiera caìda, que el pobre Cavallero la juzgò difunta. Hallòse acongojado; buscò por el aposento un poco de agua; hallò con una redoma de agua de olores, rociòle la cara y bolviendo en sì, dixo compungida: Ay Santa Maria! Bendita seais vos, que no consentis tales maldades. Confessole entonces, que avia querido matarle, à trueque que nadie supiera el menor indicio de la culpa de su ama. Y en modo de grata al Cielo, le contò toda la historia, el galanteo del Duque, el averse casado de secreto, aver tenido aquel hijo, y echadole à la aventura.

Con la admiracion que se puede pensar, quedò el noble Cavallero, dandole à Dios muchas gracias, assi por averle librado de aquel riesgo, como de aver apurado su cuidado. Con mucha cordura, y sin descubrir à nadie el menor indicio, dispuso con todos los señores sus parientes casassen à Doña Luz, yà que se hallaba liebre de la infamia. Lleyaba el viejo el objeto à Don Fa-

CA

bila.

A

ici

bila, como sabidor de sus secretos amores, y desposorios, y que admitiria con gusto el casamiento. Los demàs que ignoraban el caso, tambien lo hacian seguro. por averla defendido, y salido con victoria. Convenidos, pues, en que no se le podia dàr à Doña Luz marido mas ilustre, hablaron en ello à Don Fabila, dandole primero mil agradecimientos, y haciendole mil elogios, por la nobleza, y bizarria con que avia defendido la inocencia. El les respondiò con muchas cortessas, lo que estimaba aquella honra, y favor; pero que no podia dar el sì, hasta saber el gusto, y voluntad de aquella dama, y si el Rey daba licencia. Recatostodos, y cautelas advertidas para deslucir sospechas, y recelos, assi del Rey, como de los que se precian de curiosos. Grefeses, que fabia la maraña, alabò, y estimò en mucho sus buenos miramientos, y aunque de parte de su sobrina lo daba por hecho, respondiò, que se hiciesse con toda la ceremonia. Fueron, y hablaron al Rey, pidiendole por merced, le diesse licencia al Duque Don Fabila, para que se casasse con Dona Luz, atento aver sido su defensor, y no aver quien mejor la mereciesse. El Rey, como todavia le quedaba el rescoldo de sus amores, y el rencor de su venganza, mostrò mucha desazon, de que viniesse à gozar el Duque lo que èl no avia alcanzado: en fin, de mala gana diò licencia. Hablaron à Doña Luz, y ella sin melindre diò el sì al instante, con mucha alegria.

Yà que no quedaba mas de celebrarse las bodas, saliò à querer impedirla (todo por dàr gusto al Rey) Longaris, un Cavallero, primo de los dos, à quien Don Fabila avia muerto en los passados desassos. Este, pues, con capa de que el Rey cobrasse la espada, que era suya, la que sacò Bristes al combate, y que Don Fabila no queria bolver, sino era en forma de presentarse la al Rey, y no de otra manera; en achaque, pues, de esto (y todo el intento era por matarle, y que no gozasse la dama) le bolviò à desassar, arrojandole un guante delante del mismo Rey. Tomòle Don Fabila, y quedò apla-

zado el desafio.

En la misma parte de la Vega, y con no menos

concurso, se empezò la batalla con suma siereza, quando se apareciò un Hermitaso, Santo, y Venerable, que avia venido desde Merida à Toledo. Llegò, pues donde claba el Rey, y con imperiosas, y graves palabras le hizo cargo, de que por què consentia desassos tan injustos? Y aunque à esto satisfizo el Rey ser costumbre muy antigua, y permitida en España, prosiguiò, diciendo, que èl tenia la culpa de duelos semejantes, y que de parte de Dios le hacia saber lo osendida, y irritada que tenia à la Divina Justicia. Que sus amores con Dosa Luz, y no aver podido conseguirlos, avian ocasionado aquellas pessadumbres, aquellas muertes, y aquellos testimonios, haciendo que su Privado la acusasse por mala muger, con todo lo demàs que èl se sabia, que diesse yà de mano à

sus venganzas, y que temiesse al Cielo.

Aturdido, y pasmado se quedo el Rey, oyendo estas razones, y como Catholico, tuvo por aviso divino la monicion del Hermitaño. Mostròse muy contrito, y pesaroso, y en consequencia mandò cessar la batalla, y que no se tratasse mas del desasso. (1) Hizole otra monicion el Hermitaño, de que no quisiesse mal à los que Dios queria bien (que eran Don Fabila, y Doña Luz) porque de ellos avia salido mucho bien para adelante. Con esto se saliò de la Ciudad, y se bolviò à su morada. Celebraronse las bodas de Don Fabila, y Doña Luz, con grandes regocijos, siendo los Reyes sus padrinos: y para llenar de gozo à los novios, les descubrio Grafeses, como tenia consigo al Infante Don Pelayo. Aviale hecho traer de Alcantara, desde que se esectuò la boda. Mostròsele à sus padres, que locos de placer, le dieron mil abrazos, y dixeron mil ternuras. Esta Historia memorable sucediò en el Palacio Real de Toledo, digna de saberse, aun de los que oy habitan parte de sus edificios, por aver nacido alli entre tantos, timos, sobresaltos, fracasos, y tragedias el restaurador de España. Gran dicha, y felicidad de esta Ciudad insigne, pues yà que en unos Palacios los amores de Don Rodrigo con Florinda, ocasionaron la perdida lastimosa de estos Reynos; en otros tan Reales, los amores de Don Fabila, con Doña Luz, dieron à España su desempeño, y desensa.

(1)Aunque algunos dàn à este Rey pos nialo, me coformo con el Padre Maria na, 2.p. lib.6 cap. 18. que tue muy Catholico, piadoso, y justi ciero. Solo estos amore có Donal u le pudierai desdorar, el repudio d la Reyna.Pe ro en tod lo demàs fu buen Rey, hizo celebra tres Conc lios en Toldo de los ma graves, pa ra cosas ma muy impos tantes à Religió.Fu ron el del moquinto .. el decimo fexto,y dec moseptir fueron le que el c mocctavo a Uvitizano tiene pc ( cilio. decime que cé sesenta 1

Dbispos, se ordenò, que n todas las glesias se hiresse y de qui tuvo el rigen la roativa que se ace en las sissas Conentuales.

CAPITULO VI.

DE OTROS PALACIOS, Y CASAS REALES de Toledo, y un caso memorable, acontecido en ellos.

Unque lo serio de mi assumpto me està dando priessa, no quisiera, aunque de passo, dexar de tocar en todo lo que es antiguedad, memoria, y grandeza de esta Ciudad Imperial. Tenga paciencia el que desea ansioso llegar à las hazañas de los Reyes Nuevos; que si lo atiende advertido, todas estas memorias, estos rastros, y antiguallas, son como vasas, zanjas, y cimientos, en que assiente, y carga mejor la obra. Dexamos dicho en el Capitulo antecedente los quatro Palacios, que en esta Ciudad han habitado los Reyes. Del Alcazar, por ser edificio nuevo, no hallo cosa especial de que hacer memoria. Del Palacio, que tuvo, y aun fabricò el Rey Don Rodrigo (que estaba donde es oy el Monasterio de San Estevan de Frayles Agustinos) pudieramos contar las celebres fiestas, los saraos sumptuosos, que se hicieron en ellos à sus bodas; sus amores con Florinda; los baños donde la viò; la torre desde donde la acechaba; el quarto en que la hizo fuerza; pues de estas, y de otras memorias, quedan aun vestigios. Pero para lo primero remito al curiofo al señor Conde de Mora, que lo cuenta lindamente con estilo galante, y bien cortada prosa. Lo segundo lo hallarà quien gustare de ello en la Tercera Parte de mi David Perseguido. Con que aqui solo pretendo tratar del Palacio de Abdalla, Rey Moro de Toledo, no de lo material del edificio, sino lo que en el passò, que es caso raro, y digno de saberse. Estan estas casas, y Palacio junto à la Iglesia de San Andrès, y si no las mismas, oy estàn incorporadas en ellas las del señor Conde de Cedillo. Y en una piedra, que està encima de la puerta, como se entra al pario, ay un rotulo en Arabigo, en que dice, como fueron primero de Aben-Ramin, Alcayde de Toledo, y despues del Rey Abdalla.

Conde de ora, 2.par.
7. 4. C. 4. 5.
DavidPerdo, 3.p.

Este Abdalla, pues, por sobrenombre Zulema, Mo-

43

robizarro, y valiente, siendo Alcayde de Ecija, y despues Governador de Toledo por el Rey Moro de Cordova, hallandose muy emparentado, y con sequito bastante de aliados, y de amigos, se alzò con la cortesia, y se coronò por Rey. Para assegurarse en la Corona, tratò de hacer alianza, y amistad con el Rey de Leon Don Alonso el Quinto, que aunque niño entonces, governabale su Ayo Melendo Gonzalez, Conde de Galicia, hombre de mucho talento, de buen juicio, de grande capacidad. Guerreaba mucho en aquella Era el Rey de Cordova à los Leoneses: traialos acosados; ocasion samosa para el pretexto de Abdalla, de que abrazassen con gusto su partido. Convinieronse, pues, y prometieron de ayudarse los unos à los otros; pero el Moro (que era bien entendido) hizo una propuesta en razon, de que la amistad tuviesse ancoras de firmeza, que la assegurassen; y fue pedir al Rey Don Alonso le diesse por muger à su hermana la Infanta Doña Therefa. La demanda à prima faz parecia iniqua, por ser opuesta à la Religion Christiana; pero yà fuelle, que los que estaban medrosos de las armas Agarenas, esforzassen el medio, ya que Abdalla huviesse dado color de ser Christiano, ò yà que los especulativos lo pensassen, ò sonassen, el Rev, y sus Governadores vinieron en ello, y contra la voluntad de la Infanta se hicieron los assientos con los Embaxadores, que avia embiado el Moro, que uno era Geroncio, Arcediano de Toledo, de los Christianos Mozarabes, y otro Mustasa Morabito, con otras personas de cuenta de ambos gremios. Y aunque el Arcediano, instruido del Arzobispo de lo que avia de hacer, hizo sus poderios à lo secreto, para que el Rey, ni sus Grandes, no abrazassen semejante casamiento, no fue possible poderlo estorvar. Pareciales à muchos, y al Rey especialmente, que con tener à un cunado (bravo parentesco, y de un Moro) à vista del de Cordova, tenia mny seguras las espaldas. A la repugnancia de la Infanta, que era el todo, acudieron con alhagos, y promessas, rogandola, acariciandola, persuadiendola, à que suesse arco de paz para su Reyno, que no menospreciasse una Corona, y mas quando de infiel la podia hacer Christiana. Que ganasse, si quisiesse, para el mundo, y para Dios sama eter-

Tocan esta Historia Arzobispo Don Rodrigo en su Historia de España, lib. s. cap. 7. Mariana, 1. p.lib.8, c.10. Castillo sus Reves Godos, lib. 3. disc. 10. El Conde de Mora, supra lib.5. c. 16. y

Libro primero, Cap. 6.

44

);

)a

na. Que aunque cra Pagano el marido que la daban, era niancebo gallardo, muy galàn, y de buen juicio. Norabuena (decia la tierna Infanta, bañado en perlas el rostro) norabuena, que sea lo que decis; pero al fin es un Moro, un Pagano, un perro. Yo casarme con el? Antes perdere la vida. Si quiere mi hermano paces, y conveniencias, busquelas por otros medios; mas no à costa de mi gusto, de mi astrenta, y de mi infamia. Yo darle la mano à un Morro? Yo acostarme con un perro? No ayan miedo que tal

haga.

A semejantes repulsas, desprecios, y despegos, acua dian los mediadores con nuevas caricias; y considerando que lo contrario de la Religion cra lo mas que despagaba à la Infanta, y en que hacia mas ahinco, la daban ( si bien fingidos) muchos feguros, de que Abdalla se queria bolver Christiano (como Mahoma) todo engaños, todo falsedad para convencer à una Noble inocente. Querian, en sin, llevarla engañada, juzgando, que una vez puesta en Toledo, y al lado de un marido, por mal que le pareciesse, avia de tragarlo. Con harras doncellas se usa de cautelas, y violencias semejantes. Pero què se sigue de esso? Lo menos son disgustos, pendencias, y enojos; lo mas, infamias, y desdichas. Finalmente engañada, ò no engañada, disgustada sì, huvo de obedecer Doña Therefa al Rey su hermano, el qual, para agassajarla, y darla à entender, que aunque el marido fuesse Moro, toda su comunicación, y servicio avia de ser Catholico, la puso casa con criados Christianos à su satisfacion. Con toda Magestad, y pompa partieron de Leon con ella; y aunque mas festejos la hacian por todos los Pueblos que passaba, no era possible dissimular su tristeza, ni encubrir su desazon. Quando llegaron à Olias, Lugar, que està dos leguas de Toledo, saliò el Rey Moro à recibirla, acompañado de toda su Corte, assi de sus Arabes, como de los Mozarabes Christianos. A las puertas de la Ciudad saliò tambien vestido de Pontifical el Arzobispo, acompañado del Clero; y al tiempo de faludarfe, le dixo la Infanta, con el secreto que pudo, la desazon, y disgusto con que iba, y que tenia hecho voto de castidad. A lo qual la respondiò el Arzobispo, que estuviesse sirme en su proposito, y el Cielo la ayudaria. Con

de los Reyes Nuevos de Toledo.

Con todo el acompañamiento llegaron al Real Palacio ( que como queda dicho, aun oy en dia està en pie, si no en todo, mucha parte) apeòse alli la Infanta, à gritos de placer de todos los Africanos, gozofos mucho de tener tal Reyna, y à lastimas, y suspiros de los fieles, por ver tan mal empleada su hermosura. Las fiestas, y saraos que huvo aquella noche, segundo dia de Pasqua de Resurreccion, à veinte y nueve de Marzo, sueron sin medida. Lo suntuoso de la Cena, lo rico del aparato, la variedad de viandas, y la multitud de combidados, se remite al discurso; pues yà se vè, que cena, y boda de un Rey, enamorado, y gustoso, ostentaria grandeza, riqueza, y abundancia. Acabado el festin, y yà bien alta la noche, llevaron à la Infanta à una rica pieza, aderezada de costosas, y hermosas colgaduras, en la qual avia una cama, con todo primor, y adorno. Desnudaronla sus Damas, y dexandola acostada, se salieron con harto dolor, de ver que la dexaban và en manos de quien aborrecia. No se tardò el Rey de entrar en el aposento, con licencia, v desahogo de marido. Pero assi que le viò Doña Theresa, y el intento que llevaba, fentôse sobre el lecho, y hecha toda hermosos desaliños, destrenzados los cabellos, mal ajustado el cambray, encendidas las mexillas, descoloridos los labios, severos los ojos, le dixo: Mira, señor, lo que baces, no te acerques à mi, pues vès que soy christiana, y tu eres Moro. Si tu, y los tuyos gustais de se: Christianos, aun me casare contigo. De otra suerte no vendre en lo que imaginas. Y si intentares hacerme fuerza, hagote saber, que tengo un Angel de Guarda, que te dara la muerte.

Otros dicen, que le dixo al irla à echar los brazos: Yo soy Christiana, y aborrezco matrimonios agenos de mi Religion: por lo qual no me toques, no sea que te quite la vida, el que amo, y reverencio, que es mi Señor Jesu-Christo.

ElArzob.

Don Rob

go fup.

Otros, que le hablò estas palabras: No me toques, que Cassillo, si lo baces, el Angel de Dios te matarà. Otros, que le ha- El Padreira, blò de esta manera, viendole desnudar con mucha prisa, riana. y irse à entrar en el lecho: A fuera tan grave maldad, tanta torpeza: una de dos cosas bas de bacer, ò tu con los tuyos

Libro Primero, Cap. 5.

46

te bautiza, y con tanto goza de nuestro amor: ò si esto no baces, no me toques; de otra manera teme la venganza de los hombres, que no dissimularan nuestra afrenta, y tu engaño, y la de Dios, que buelve por la bonestidad, y castidad de los Christianos. De la una, y otra parte te apercibo seràs castigado. Mira, que la luxuria (peste grande) no te lleve à despeñar.

Todos estos razonamientos, y palabras, son una misma cosa en el sentido, y lo que anaden, y ponen unos mas que otros, son accidentes, que passarian, y se hablarian rambien en tan apretado lance de una doncella casta. y de un Rey determinado; ella, alegando derechos de Religion, y el armado de marido; ella, resistiendo con amenazas, y el tomandolas en burla; ella delicada, y tierna; èl jayan, mozo, y robusto; ella Christiana, èl un Moro; ella paloma, èl un perro; ella hermofa, èl enamorado; ella fola, y el folo con ella, claro està que avria grandes razones, reperidas amenazas, despegos, enojos, y iras. Pero todo muy leve resistencia para el caso, y para que dexàra el Moro de hacer su gusto. Executò en fin su voluntad; mas Dios, que no olvida à la inocencia, luego de contado le embio el castigo: và fuesse arpon disparado de algun Angel; yà fuesse slecha, nacida de otro accidente: apenas executò su deseo, quando se sintiò mortal, y entre bascas, y congojas, empezò à llenar de clamorosas voces todo el Palacio. La Infanta tambien, por una parte enojada de su afrenta, por otra gustosa de su venganza, llamò aprisa à sus criadas; de una, y otra parte, Christianos, y Moros, acudieron à porfia; unos à medio vestir, y otros casi desnudos. El alboroto, y vocería era tal, que el mas omisso sirviente no sufria dilacion. Los Moros, viendo à su Rey arrojado en el suelo, los ojos desencajados, el color perdido, arrojando espumajos por la boca, pasmados, aturdidos, y llorosos, no sabian que hacerse, ni le acertaban à hablar. Llaman à los Medicos, y viendo lo cruel del accidente, no atinan à los remedios. Hacen varias diligencias, mas à tiento todas. Los Christianos rambien, Damas, Dueñas, y criados, viendo à la Infanta desazonada, llorosa, y triste, y no por el mal del Moro, amontonados à ella, la preguntaban la causa. Co-

110

(r)

2.p. libet. C.

Pariò, pues, Doña Luz un infante hermoso, à cuya vista olvidò todos los dolores, y congojas, que acababa de costarle; y ella misma (porque quizà no siò de las criadas : cofa en que va tanto errar la forma, bien entendida hasta en esto) ella misma, pues, le echò el agua del Bautismo ellamandole Pelayo, y diciendo: Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo. Pusole luego atado en el brazo derecho un pergamino escrito, que decia: Como tu no mereces mal, y por miedo eres metido en aventura, si por ti ha de ser algun bien, Dios, por su santa piedad, te guarde de mal, y te de salvacion; porque la infeliz que aqui te metiò, se pueda alegrar con verte, assi como aora es triste por tu parsida.

Metieron dentro de la arca al niño, embuelto en muy. lindos paños, y ricas ropas, y debaxo cantidad de dinero, lo que juzgaron bastaria para que le criassen, hasta edad de ocho años; y alli otra cedula, que decia: El que tal ventura buviere, que este tesoro hallare, tengalo secreto, y baga bonra à este infante, ca sepa que es de gran linage, y que de ello no avrà sino bien.

Estorassi dispuesto, antes de cerrar la arca le diò la lastimada señora muchos amorosos besos al pedazo de su Tratan esta alma, con la mancilla, lagrimas, y dolor, que dexa en- Historia tenderse. Cerrola, diciendo entre sollozos: Como bago Moro Rasis yo esta crueza contra ti, que eres mi bijo, en te poner en en la Histor.

tan gran peligro, solamente por salvar tu padre, y à mi, Rodrigo. 2. mezquina, de la pena que merezco? Si tu pereces, pido à part. c. 53. Dios por merced, que te quiera librar de mala muerte, y te trayga à tiempo mamparamiento de todo tu linage. Al en ade ante. decir esto, dicen que oyò una voz, que dixo: Otorgada Aloufo Meneses en te està tu peticion. Historia

Cuento fabuloso le parecerà, quizà, à alguno lo del Orbe , 3. que hemos dicho, y lo que proseguiremos de esta Histo- Y otro Autor ria, y no tendrà razon, no solo por los Autores graves antiguo, llaque la cuentan, (r) fino por la gran semejanza que tiene mado Eleafcon el verdadero sucesso del Profeta Moysès, assi en echartras, al qual le en el rio à la ventura, como en el hallarse, y venir à cita el Conser restaurador de su Pueblo: grandeza tambien de de de Mora, inestra Ciudad, y del celebrado Tajo, en ser similes can i ve

Libro primero, Cap. 5.00

proprios de Memphis, y del Nilo, sucediendo en ella, y guardando el en sus aguas un parto, libertador de tyranias. Y echar los hijos al rio, por no verlos morir de otra manera, sin la madre de Moyses, està siempre fresco el caso en la Ciudad de Murcia, de aquellos niños Porceles, sangre noble, à los quales, por ser muchos de un parto, y temer la madre, que se lo avia de atribuir fu marido à alguna flaqueza, los embiaba con la esclas va à echar al rio; y permitiò el Cielo, que con ser muy à deshora, la encontrasse su dueño à la puerta de la Ciudad, (que de alli le quedò el nombre, llamandose la Puerta de los Porceles) y viendola turbada, y con bulto entre los brazos, pensando que se huía, desvalijo la ropa, y hallò los pedazos vivos de su corazon, niños.hera mosos, condonados à las aguas del rio Segura. Si tocamos, pues, con los ojos, y la Fè verdades semejantes, por què no serà digno de credito el sucesso que vamos refiriendo? Bien cerrada, pues, y bien aderezada el arca, espe-

raron la hora de mas silencio, que sue à la medianoche, y por un secreto postigo, y llaves prevenidas, cargaron con ella las dos criadas, y descendieron al rio por la parte mas oculta, temerosas de dar con algun encuentro. Llegaron à la orilla, y al corriente del cristal, lanzaron el embreado baul, y humilde navichue. lo, para que sin velas, ni sin remos naufragasse à su aven. tura. Detuvieronse un gran rato, mirando atentas de modo que le llevaba la corriente, quando un raro prodigio las dexò muy admiradas, al passo que gozosas; s fue, que vieron, que al rededor del arca iba un grande resplandor como comboyandola, y haciendola escolta con sus luces. Llenas de esta admiracion, se bolvie ron à Palacio, donde con harto sobresalto, pena, y do lor las estaba esperando su señora. Dixeron lo que avian hecho, y lo que avian visto, con que en medio del que branto, cobrò algun alivio, juzgando, que el Cielo am paraba la inocencia de aquel hermoso rapàz, prend:

dulce de su alma. Tomando tinta, y papel, escriviò a Duque su esposo todo el caso; las diligencias del Rey para descubrir su afrenta; las suyas en prevenirlo; el na de los Reyes Nuevos de Toledo.

cimiento del infante, y el cobro en que le avia puesto, arriesgado, y lastimoso, para no dexar rastro à la malicia. Despachò esta carta con correo considente, y quando la leyò el Duque, alborozado, y contento de la salud de su esposa, y de su ingenioso ardid, se partiò para soledo à toda diligencia. En tanto, pues, que llega,

bolvamos a veriadonde para el arca. in Lo que restaba de aquella noche, y todo el dia, y noche siguiente, sue caminando por las cristalinas aguas del dorado Tajo, sin que el menor estorvo se atravesasse à su curso. À la hora de amanecer, arribò junto à la Villa de Alcantara, à tiempo que por aquellas riberas andaba cazando un tio de Doña Luz, llamado Grafeses, que retirado de la Corte, passaba su vida en aquel Pueblo. Divisò, pues, acaso la arca que venia caminando por el rio; detuvose à mirarla, y yà con mas cuidado, que curiosidad, esperaba à que llegasse por la parte en que el estaba. Oyò como que lloraba dentro una criatura, con que avivando el deseo, llamò à sus criados , y mandoles que se arrojassen al rio, y sacassen aquella arca. Executaron diligentes su mandato; echaronse à nado, y tiraronla à la orilla. Abrieronla lo mejor que pudieron, y hallaron al niño casi traspassado, palido, y floroso, y hechos à la admiracion, se quedaron pasma. dos del prodigio. Desembolvieron la ropa, y hallaron el dinero, y las cedulas, y pergaminos, que eran el passaporte del desterrado inocente. Levolos el Cavallero, y advertido en que era el niño de sangre noble, y que averle expuesto à la desgracia, seria, como ello era, para evitar mayor riesgo, moviòse à compassion, tomòle en sus brazos, y resolviose à ampararle, y à valerle. Por Cavallero, y Christiano le obligaba el caso, quando la otra Princesa, siendo una Gentil, usò en lance semejante la misma bizarria. Recogiendo, pues, toda la ropa, y dinero, y bolviendo la arca al rio, se sue Graseses al Lugar, llevando consigo uno de sus criados la criatura. Llegado à su casa, y llamando à un Cavallero, à quien ent los dos à celebrarle con nuevas admiraciones. No caso darle esta noticia, sino mana artissicola reanLibro primero, Cap. 5:

32 hacer dos beneficios à un tiempo, que eran criar la cria, tura, y remediar al amigo. Passaba necessidad el tal Cavallero, tenia al presente à su muger llorando, recien muerta à una niña, que criaba, con que Grafeses; con buen estilo les diò à entender à los dos la buenz obra que harian, y lo que el estimaria por su parte, se encargassen de la crianza del niño. Viendo la paga al ojo, sin hacerse de rogar, se ofrecieron liberales: cosa de admiracion, que aun recien nacido, y en su mayor desventura, empezasse yà Pelayo à remediar, y socorrer las necessidades de los Nobles! Dexemosle aqui; tomando el pecho à la ama, que le deparò la suerte, y vamos à ver los sobresaltos, y nuevas congojas de su madre.

Rabioso, y cuidadoso andaba acechando el Rey todos los passos, y acciones de Doña Luz, muy ganoso de saber, si tenia otra amistad, para executar sus iras. Los recelos del prenado le avivaban la sospecha, y aun la hacian certidumbre. Pero reparando và en que las basquiñas estaban mas ajustadas, el vientre con menos bulto, y algo acontecido el rostro, sospechò de nuevo, que avia parido, y alargò las riendas al cuidado. Al modo que el otro Herodes ( salvo escusar la matanza) hizo una rastrapesquisa de todas las criaturas, que de tres meses atras huviessen nacido en Toledo; y en los Pueblos del contorno. Mandò le llevassen sus nombres, y los de sus padres, pareciendole que aquel de quien no se hallassen, esse seria el que buscaba su solicitud, para assi en el, como en la trisse Dona Luz, executar su venganza. Arbitrio, y discurso, como de podero so, y apassionado, de un Revzeloso, ciego de su passion, hasta mas no poder; pues ya se ve, que en una Ciudad como Toledo, y tan populosa, como estaba entonces (dexemos los Pueblos comarcanos) no digo yo en tres meses, sino en sola una semana, podian aver nacido otros muchos expositos, por la misma desgracia que la de Dona Luz, y ninguna madre de estas, y mas las de pundonor, avian de querer (claro està ) manifes tar su flaqueza. Luego boberia sue semejante dili-Y estrang mucho, que los Historiadores , a-

que cuentan que passasse assi, no culpen la necedad. Los diligencieros anduvieron cuerdos, y prudentes, pues se dice, que llevaron ajustadas las listas de diez mil quatrocientas y veinte y ocho criaturas de la Ciudad de Toledo, y de mas de veinte y cinco mil de los Lugares del contorno: famosa diligencia, llevar ajustados padres, y madres de tal maquina de niños. Si esto sue verdad, es forzoso decir, que todas las doncellas de aquel tiempo eran mas recatadas; pues no tenia necessidad una Ciudad como Toledo, de Hospital de Niños Expositos, supuesto se descubrieron las madres de los que avia nacidos. En fin, ello se cumpliò con el Rey, y le dieron à tragar con fees de Escrivanos, que à las treinta y cinco mil, y mas criaturas, se les conocian sus madres.

Viendo el Rey, que por este camino no selograba su deseo, enderezò por otra parte la venganza, buscando quien hiciesse, y sustentasse por verdad su depravada sospecha. Tenia por muy amigo à un Cavallero, llamado Melias, y contandole sus desazones, y el deseo que tenia de vengar en Doña Luz el desprecio, que con el avia usado, vinieron à convenir, en que Melias la retasse de incontinente, y de muger liviana; con lo qual, no aviendo quien la defendiesse, la executarian la pena de la ley, que era quemarla. Del modo que lo trataron, lo pusieron en execucion; y assi un dia, que se hallaba el Rey assistido de toda la nobleza, propuso Melias la acusacion en forma, diciendo: Que retaba à Doña Luz de violadora de su pureza, y aver cometido el crimen en el Palacio Real, por lo qual pedia à su Magestad, que mandasse castigarla con la pena merecida.

Pasmò à los circunstantes semejante arrojo, y mirandose unos à otros à la cara, nadie se atreviò à despegar los labios, considerando, que siendo sobrina de el Rey la infamada, à èl mas que à otro ninguno, le tocaba el despique. Juzgaban bien, como no sabian, que era el mismo Rey el urdidor de estas tramas. Y assi, quando debiera renir, y castigar el desacato, llamò à Dona Luz, y hablandola con algun desprecio, (proprio de galàn,

quan-

quando la dama no le ha dado gusto) diciendo, que no fabia, si la llamaria doncella, ò ducha, la mandò, que respondiesse à aquello que la acusaban. La infeliz señora, avergonzada, y corrida, entre follozos, y llantos, ahogadas las palabras, apenas pudo formar estas razones: Como quiere V. Magestad, que responda à lo que Melias me acusa, quando la respuesta que el merecia, yo no la puedo hacer, por hallarme muger, y fer èl Cavallero? Solo digo, que yo no he comerido la maldad de que me acufa. Replicò el Rey, que no bastaba que ella lo negasse, menos que no diesse persona, que salielle à defenderla. Callaban, como he dicho, todos los que por razon, y parentesco podian salir à la demanda; unos, por parecerles no les tocaba el duelo, aviendo parientes mas propinquos; otros, por no malquistarse en salir contra el Privado. De su silencio, pues, ò cobardia . tomò motivo el Rey para ultrajar mas à la afligida dama, diciendola, que lo cierto de su culpa, enmudecia a los que à fuer de nobles suelen renir causas semejantes; por lo qual, la sentenciaban desde luego, que la quemassen, como à mala muger, si dentro de dos meses no saliesse Cavallero à defenderla. Bravo rigor, y barbara costumbre la de aquellos tiempos, y tan practicada entre Christianos! Bañada en llanto, y hecha to: da à la congoja, dixo Doña Luz, delante de los que estaban presentes, que se sirviesse su Magestad de otorgarla una merced, y era, que mandasse llamar à Cortes à Toledo, dentro de un mes, à todos los Cavalleros, y Senores de sus Reynos, y que si-de los que concurriessen, no haviesse quien respondiesse por ella, suesse luego juzgada, qual hallasse por justicia. Muchos delos circunstantes dixeron tenia razon, con que el Rey, mal de su grado, huvo de passar por ello. Mandò despachar convocatorias, y publicar las Corces.

Nunca el Cielo desampara al assigido, y mas quando padece injustamente; y assi, quando Doña Luz se hallaba hecha un mar de lagrimas, corrida, astrentada, y señalada de todos con el dedo, slegò à Toledo su enenbierto esposo el Duque Don Fabila, á cuya vista se snavizò el sentimiento, y se templò la pena. Entrò de

101

mo no era cosa para decirla, remitia la respuesta à suspiros, y silencios. Con que por ambas pertes crecia la consusion; unos al lado de su senora; otros abrazados de su

Rey, lloraban à bulto.

Diò el Cielo lugar que hablasse el Moro, assoxando la cuerda el accidente. Conociendo, que su mal venia de arriba, y que era castigo conocido de su culpa, yà que de palabra no lo quiso consessar, lo declarò en las acciones. Mandò llamar al instante al Arzobispo, y à muchos Cavalleros Mozarabes; y de sus Moros, à los mas principales, que todos acudieron diligentes; los suyos por su obligacion, los sieles por el miedo. No se escusò ninguno, por ser à deshora, por pereza, ni por ningun otro achaque, con que todos, y aun toda la Ciudad, passaron aquella noche propriamente noche Toledana. Quando yà estuvieron juntos, y èl se viò mas aliviado, les hablò de esta suerte:

Padre, señores Cavalleros, y vosotros mis vassallos, el Cielo, ò la Religion Christiana no permite, que yo tenga por muger à la que no es de mi profession, y à la que, segun me ha dicho, tiene ofrecida à Dios su castidad. Por no hacer caso, y querer atropellar este precepto, he visto la muerte à mis ojos: por lo qual, ni quiero tener al Cielo desabrido, ni tener muger por suerza, y con disgusto; y assi al punto que amanezca, os mando à mis vassallos, y à los demàs os ruego, que acompañada de mi Camara Real, y con la Magestad, y ostentacion debida, y con las joyas, y dones que os darè, bolvais à la señora Insanta al Rey Alsonso su de Toledo, la que es Esposa de Dios.

No ay duda, sino que con semejante razonamiento, y aun quizà con mas corteses arengas, despacharia el Moro à la que avia gozado por esposa, y à quien temia por la amenaza con que la avia herido. Ultra de las joyas que la avia dado por nobia, que eran preciosas, y ricas, mandò cargar muchas azemiles de alhajas, de preseas, de oro, plata, y perlas. Yà que la embiaba descontenta, por la joya de pureza que le avia quitado, quiso contentarla con maquinas de dones. Anduvo bizarro,

Libro primero, Cap. 6.

y cortesanissimo, aunque Moro, tapando la boca al vulgo, para que no attibuyessen à repudio, y à desprecio, lo que era apartamiento voluntario, por la repugnancia de la Religion. Acompañada, pues, la hermosa Infanta de la mayor Nobleza de Toledo, Mozarabes, y Moros, fue llevada à Leon, donde la recibio el Rey su hermano, con todo agassajo, y alegria; pero ella, que no podia olvidar la lastima de su castidad violada, se despidiò del siglo, y se encrò Religiosa en el Convento de San Pelayo, de la Orden del Patriarca San Benito. Fue Fundadora del Convento de San Zoil de Carrion, y ultimamente vino à morir en Oviedo, con titulo de Santa, pues se le celebra fiesta à veinte y cinco de Abril. Claro estaba, que à la que milagrosamente avia librado Jesu-Christo del matrimonio de un Moro, y hechola su Espos sa, la avia de laurear con coronas, y premios celestiales. El epitafio de su sepulcro, traducido en Castellano dice de esta suerte:

Este sepulcro cubre el sagrado cuerpo de Theresa, hija del Rey Bermudo, y de la Reyna Elvira, dedicada
à Dios, nacida de claro linage, y mas ilustre por su santa
vida, que tuvo conforme à su regla. Imitala, si deseas ser
bueno. Muriò à los siete de las Kalendas de Mayo, en la
Feria quarta, à la hora de media noche. Era MLXXVII:
en la sexta edad del mundo. Concede, ò Christo, perdon.
Amen.

Justo es, que sepa Toledo, ò quien lo ignora, que huvo infanta de Leon, que en las casas del Conde de Cedillo, siendo Palacio Real, para evadirse de entre los brazos de un Moro, llamò en su desensa al Augel, que le hiriò, y le dexò vencido. Conforman los Historiadores, en que muriò el tal Rey del accidente, à pocos dias de sucedido el caso.



## CAPITULO VII.

## DE LA IGLESIA DE TOLEDO; SANTA por excelencia.

R Azon serà yà, que dexando antiguallas de esta Ciu-dad Imperial (porque para contarlas to b, eran necessarios muchos libros) vamos acercando à lo principal de nuestro assunto, a. excelente, y Real Capilla de los Reyes Nuevos. Pero antes entrar en ella; se nos ofrece à la vista una fachada tan . Aptuosa, y magnifica, una fabrica tan grande, un Templo tan superior; que es impossible que se atreva la pluma à delinear los quilates de la perla, sin averiguar primero los realces de la concha. Demàs, que pareciera borron del entendimiento entrarnos à los elogios de una Capilla, menos que captando la venia à lo soberano de su Iglesia: salvo; que pudiera servir de disculpa no aver tiempo, ni lugar para referir estas grandezas, y suele ser cordura passarlas en admiracion con el silencio. Mas, pues, en los medios se refinan de ordinario las acciones, yà que decirlo todo es impossible, y callarlo todo parece descreditos, digase siquiera un algo de lo mucho que en sì ostenta.

Entre las siete berrugas, pobladas de casas, que comprehende en sì el apiñado monte, en que està sita Toledo, yace su famosa Iglesia, descubierta àzia el Mediodia, y por las demás partes, haciendola escolta en forma de trinchera montes de edificios. Casi en el mismo corazon de la Ciudad tiene su assiento, digna eleccion del que primero abriò, ò le señalò las primeras zanjas, que fuè el Apostol Santiago, nuestro Patron Español. No lo estrañe nadie, que por no detenerme, no pongo aqui los Autores, que lo afirman. (t) Santiago, pues, fue el primer Arzobispo de Toledo, dixo en Altar, que erigiò la primera Missa; señalò el puesto para hacer la Iglesia, y dexò por su successor à su discipulo San Elpidio, Monge del Monte Carmelo, de aquellos hijos de Elias, Chronicon. afamados Hermitaños. San Elpidio, pues, segundo Arzobispo de Toledo, edificò la primera Iglesia Toledana, en sus Adver-

Descripcio de la Santa. Ig'esia de To ledo.

(t)Vea el curio. fo al Arcipreste Julian Perez en lu Luit Prando

farios. Eitos fon Autores antiguos, y de grande au coridad . con otros infiniios, que para cada punto de los propuestos trae el Conde de Mora, 1. p. lib. 4. cap. 9. EQ. II. 12.

en la parte que señalò su dueño, con advocacion, y titulo de Santa Maria, aun viviendo esta Divina Senora. Felicidad notable! blason ilustre de los Toledanos! troseo el mas excelente de sus glorias; pues aun viviendo la Serenissima Maria, la erigieron Templo, para consagrarla elogios, y alabanzas. Bien se lo pagò esta Reyna esclarecida, como veremos adelante; pues si Toledo la dedicò la primera Iglesia, estando aun ella viva en Jerusalèn; ella misina despues de estàr gloriosa en cuerpo, y alma en el Cielo, baxò del mismo Cielo en cuerpo, y alma à vèr, y à visitar sus Toledanos. Miren como sabe pagar esta Señora.

La fabrica que levantò entonces San Elpidio; no fue con la grandeza que oy se mira, sino un Templo moderado, y de la capacidad que permitia aquel tiempo. Consagrole con el nombre de nuestra Senora de su 'Assumpcion (quieren unos) y otros con mas fundamen-. to, dicen sue de su Pura Concepcion, por quanto vivia entonces la Soberana Virgen. Durò esta Iglesia assi, hasta que San Eugenio, Primero de este nombre, y Sexto Arzobispo de Toledo ( aunque la Santa Iglesia, segun sus Archivos, le tiene por su primer Prelado) la ampliò, y perficionò lo que bastaron sus fuerzas, con titulo yà de la Assumpcion de Maria, que dura hasta oy. Pero el sno de trecientos y dos, en aquella persecucion cruel, que padeciò el Christianismo, por los Emperadores Diocleciano, y Maximiano (que entre las demás crueldades, fue una mandar demoler los Templos de los Catolicos.) Entonces, pues, por el Presidente Daciano sue mandado assolar el Templo de Santa Maria de Toledo, quedandose los Fieles como à obscuras, sin tener donde acudir à pedir, y comer el pan de gracia. Terrible calamidad! fiera desdicha! serenada aquella tempestad, de alli à tres años, aviendo entrado Constancio, padre dei Gran Constantino, en el Imperio (que mandò bolver à sus Iglesias à todos los Obispos, que estaban desterrados) buelto el Arzobispo Melancio à Toledo, bolviò à levantar la Iglesia, si bien algo moderada; mas vayase reparando, que siempre en el mismo puesto. De alli à poco, por los años de trecientos y doce, imperan-

do

de los Reyes Nuevos de Toledo.

do Constantino Magno, y convertido à la Fè, entre las obras heroicas, que obrò su Christiano zelo, sue mandar, que à sus expensas se reparasse, y fabricasse muy sumptuosamente la Basilica, y Iglesia de nuestra Señora de la Assumpcion de la Ciudad de Toledo, que Daciano avia destruido. (v) Era en aquella sazon Arzobispo de esta Ciudad Marino, varon señalado en letras, y muy familiar del Emperador. Con esto tuvo harta mano para hacer, y fabricar un Templo famoso, de grande, y sumptuosa arquitectura, que sue el que perseverò todo el tiempo de los Godos; el que visitò la Virgen; el que en la pèrdida de España sue Mezquita; y el que ganada Toledo por el Rey Don Alonso el Sexto, bolviò à ser Iglesia, cuya planta fue. llevada à Oviedo por orden del Rey Don Alonso el Casto, para conforme à ella fabricar la Iglesia de San Salvador de aquella Ciudad el año de ochocientos y tres. (x) Con que el curioso que quisiere saber la forma, lo grande, y magestuoso que tenia la Santa Iglesia. El Padre Pide Toledo en aquel tiempo, y quando descendiò à ella la Reyna de los Angeles: con que vea la de Oviedo, cumplirà este gusto.

Pero llegando finalmente el figlo feliz del Rey Don Fernando el Santo, y siendo Arzobispo Don Rodrigo, el que escriviò la Historia de España, docto, y eminente en todas ciencias, se ampliò, y hermoseò este famoso Templo, en la forma que oy se mira, que es la misma planta (dicen) que tuvo el Templo de la Diosa Diana en Epheso, contado por una de las siete maravillas. (y) Aviendo dicho el Arzobispo Missa de Pontifical, assistido el Santo Rey de toda la Corte, puso la primera piedra un Sabado catorce de Agosto del año de mil y docientos y veinte y siete. Y luego con todo calor, y esfuerzo se empezò la obra, hasta que el arte, y la perfeccion pulo la ultima mano. Y porque ay un libro entero de la descripcion, de la grandeza, sumpruosidad, y adorno de esta fabrica, que compuso el Doctor Blàs Ortiz, Canonigo de esta Santa Iglesia: remito alli al curioso en lo que dexare de tocar mi pluma. (2)

Toda la materia de este Soberano Templo es de pie-tione Templi

·(v) Julian Perez en los Adverlarios, n. 387.

(x) na en suChro nicon manufcripto, año

Piña ubi sup. año 1227.citădo al Doctor Salazar.

Doctor Ortiz Descripdra Toletani.

dra de silleria, bien labrada. Dividese en cinco naves espaciofas, siendo la de en medio eminente en sumo grado. y à quien las demàs, humillando la cerviz, la adornan, y hermosean. Es su longitud de quatrocientos y quatro pies, y su anchura de hasta docientos y dos; tiene por vasas, y pilastras en que estriva, y se sustenta su maquina artificiosa, ochenta y ocho colunas disformes en lo grandes, en lo artificiales primorosas, pues cada una de por si no parece pilar, sino una torre compuesta, y apinada de diez y seis colunas. Hacese crucero la nave de en medio. que con modo artificioso atraviessa todo el espacio que ay entre el Coro, y la Capilla Mayor, desde la una, hasta la otra puerta principal, que son la del Septentrion, y la del Mediodia. Las puertas del Perdon, y las Colaterales estàn en las testeras de las tres naves de en medio, por la la parte del Poniente, mirando al Altar Mayor por el Trascoro. Ocho son todas las puertas, todas de sobervia altura, y todas primorosas, labradas, y esculpidas de diversas Imagenes de marmol, en que la curiosidad, y el arte se compiten. La principal de las tres, que miran al Zefiro, es llamada del Perdon, porque ay muchas Indulgencias concedidas à los que entraren por ella los dias que se abre, por la tradicion antigua, que se observa de aver entrado por ella San Ildefonso, aquella noche feliz, en que la Reyna del Cielo baxò à darle la Casulla. Entrabase por esta puerta, baxando quince gradas, al modo que al Templo de Salomon se subia por otras tantas. Y si aquellas las subiò la Serenissima Maria, Niña tierna, quando fue presentada, estas podemos pensar que las baxò, quando coronada Reyna, baxò à ver à su devoto. Y si estas quince gradas estaban hechas con este mysrerio ( como puede presumirse ) no sue acierto el reducirlas à fiete ( del modo que oy estàn ) como tampoco lo fuera, si al Templo de Salomon, quando se reedifico por Zorobabèl, reduxeran aquellas quince gradas à menor numero. Muchas cosas hacen algunos Prelados con intencion de acertar, y no lo aciertan. Dicese, que antiguamente era tal la devocion que avia en frequentar esta puerta varones, y mugeres, que como enjambres de

pin-

abejas no cessaban de entrar, y salir por ella. De las dos colaterales, de las otras dos, que por la parte del Cierzo caen al Claustro, y de la que por la parte del Austro se llama del Dean, de estas cinco, aunque tiene cada una su escultura, no me detengo en referirlas. De la principal, que mira al Austro, y que se llamaba de la Alegria, y oy se llama de los Leones, por la rexa moderna que ay en la antepuerta, en que en seis colunas de purissimo alabastro estan sentados seis Leones tambien de la misma piedra, como sirviendo de guardas. De esta puerta, pues, y de sus famosas esculturas, pudiera decir mucho, y aun me quedara corto; pero solo digo, que entre la variedad de sus muchas figuras, arcos, cornisas, y labores, todo de marmol, corona la eminencia de la portada por la parte de afuera de una Imagen de la Assumpcion de nuestra Señora, cercada de muchos Angeles, tan bien acabada, tan perfecta, tan alegre, tan hermofa, que qualquiera que alza la cabeza para verla, por mas que la prisa, ò el cuidado le espolee, se quedarà inmobil de gozo mucho espacio. Por la parte de adentro la hermosea una Imagen de la Coronacion de nuestra Señora. esculpida tambien de fino marlol. Luego sobre esta escultura estàn unos organos, sobervios por lo grandes, estupendos por lo hermosos, admirables de bizarros: los quales jamàs se tocan, si no en las fiestas terribles dos, ò tres veces al año. La puerta, que en frente de esta mira, como yà diximos, al Septentrion, es llamada de los Reyes. Titulo, que quando no se le diera la escultura de los Magos, adorando al Niño Dios, que se vè à parte de afuera, lo merecia muy bien por su admirabie, y primorosa escultura, y por las Imagenes, y estatuas, que la hermosean, y adornan. Sobre esta puerta estan dos reloxes, que suenan à un mismo tiempo: el mayor sobre una alta torre, siendo una estatua, al modo de Gigante, y armada de punta en blanco, la que con una clava feñala, y da las horas para toda la Ciudad. En el otro, que està dentro de la Iglesia, son dos hombres amados, los que à compàs, con su clava cada uno, delinean, y dan las horas. Las ventanas, y lumbreras de este magnifico Templo, todas con sus vidrieras, y

Libro primero, Cap. 7.

54 pintadas en ellas Imagenes pimorofas de diversos mytterios, de diferentes Santos, son en numero setecientas y cinquenta, y algunas de ellas muy eminentes, y grandes, con cuya claridad se vè la arquitectura mas hermosa. Sobre las naves medianas ay diversos quartos, y varias estancias, y con algunas tribunas, desde donde se pueden ver, y oir los Divinos Oficios. De todas las pilastras, y colunas que sustentan, y circundam el Templo, se levantan, y descubren por la parte de asuera unas piramides, ò torrecillas de piedra muy curiosas, con que le hacen alegremente vistoso. Todo su enlosado es de marmoles blancos, y negros, bien labrados, y pulidos.

La Capilla Mayor de esta Santa Iglesia es à todas luces soberana. Su Altar es de los mas primorosos del Orbe, hecho de un hermoso jaspe, su retablo cosa rica, esculpidas tan al vivo las Imagenes de nuestra Redencion, que ni el deseo tiene mas que apetecer, ni los ojos que wirar. La Imagen de en enmedio es de la Madre de Dios, vestida de una vestidura plateada, tan hermosa; tan al natural, que al passo que el mirarla dà alegria, al mismo passo causa reverencia. Tienese tanto decoro, y respecto à este Altar, que à solos los Prelados, y Canonigos les es permitido, que digan en el Missa, y se entiende la Missa Mayor cantada; porque rezada; ni Dignidad, ni Canonigo, puede decirla. Al un lado, y al otro del Altar, en parte eminente, yacen en urnas de marmol los cuerpos de los Reyes viejos (llamemosles assi, por ir con la voz corriente) à la mano derecha estàn el señor Rey Don Alouso Octavo, que sue el Emperador, y el que diò à Toledo tanto lustre, y su hijo Don Sancho el Deseado. A la mano izquierda està el Rey Don Sancho el Bravo, y el Infante Don Pedro, hijo del Rev Don Alonso. Tenian estos Reyes Panteon, y sepulcro en una Capilla, que llamaban de la Cruz, la qual fundò el Rey Don Sancho, en la parte misma que està aora la Capilla Mayor, que entonces venia à ser como trascoro. Como se ampliò la Iglesia, mudaron la Capilla adonde està aora, que llaman de los Reyes Viejos : salvo, que los cuerpos de los Reyes no confintieron los Catholi-

cos Principes Don Fernando, y Doña Isabel, que se quitassen, ni trasladassen de donde estaban, sino que se quedassen alli en la forma, que hemos dicho. No obstante, que todos los Domingos, antes que el Pueblo se junte, và un Sacerdote deputado para el caso, à echarles agua bendita. (2) Al milmo lado, detràs del Mausoleo del Em- Ortiz ubi superador Alfonso, entre las dos puertas que van a la Sa- pra cap. 17. cristia, en la parte superior yace en sumptuosa urna el Eminentissimo Cardenal Don Pedro Goozalez de Mendoza, Prelado de los mas grandes, y ilustres, que ha tenido la Iglesia de Toledo, y que en vida, y en muerte dexò admiracion al mundo. Tan devoto de la soberana Cruz, que en honra, y devocion suya, hizo obras excelentes, y cosas admirables. En Toledo el celebre Hospital de la Cruz de Niños Expositos, en donde sueron Palacios, y Casas de muchos Reyes. En Valladolid el Colegio Mayor, con titulo de la Cruz en Roma; reparò la Iglesia de Santa Cruz en Jerusalèn. Pagòle el Cielo esta devocion, pues el dia de su muerte, que vino à ser Viernes, dia dedicado à la Cruz, y passion de Christo, se viò en el ayre sobre su Palacio Arzobispal en Guadalaxara una H blanca, de hasta quarenta codos de largo; y contandole este prodigio al Santo Prelado, yà en el ultimo trance de su vida, mandò que al instante celebrassen delante de el la Missa de la Cruz, y en acabando de oirla, diò su alma à su Criador. Bien mereciò por tales virtudes tener su sepulcro contigno al de los Reyes.

El Coro de los Prebendados, que està frontero de la Capilla Mayor, y casi en medio del Templo, es pieza galante, y primorosa, circundanle tres ordenes de sillas, ricamente labradas, y à las del orden superior las dividen, y separan unas colunas de hermoso jaspe, en cuyos estremos, y remares estàn esculpidas de candido alabastro los Padres del Viejo Testamento, Progenitores de nuestro Redentor. Dos rotulos que ay à las dos partes, descriven, y señalan los Artifices, y Maestros de la obra, y los Principes, en cuyo tiempo, y por cuya quenta se hizo. Philipo Borgoñon, y el Español Verruguento, sueron los que compitieron en el arte. Siendo Arzobispo el Cardenal Tavera, reynando Carlos Quinto, y governan-

D4

do

56 Libro primero, Cap. 7.

do la Iglefia Paulo III. Dos organos, primorosas piezas, como para tal Iglesia, adornan, y hermosean una, y otra vanda. Todas las cornifas son hechas de hermosos iaspes, de varios colores: sus paredes tan latas, y espaciosas, que caben infinita gente, que por las dos escaleras que ay en una, y otra parte, suben à vèr, y oir contar los Divinos Oficios en las festividades solemnes. La silla Pontifical, que algo mas levantada que las otras, las preside à todas, es cosa soberana, no solo por las doradas colunas que la hermosean, sino por una escultura, y Imagen de la Transfiguración, que la corona, hecha, y labrada de candidissimo alabastro, y con tal arte, y petfeccion, que hasta la nube que cubriò à los tres discipulos, siendo piedra, y alabastro, parece natural nube. Moyses, y Elias, hablando con Christo, Pedro, Juan, y Diego, aturdidos, y palmados, se miran tal al vivo, que causan admiracion, y infunden respeto, temor, devocion, y gusto. Subese à esta silla superior por gradas particulares, por las quales à ninguno le es licito, ni permitido subir, excepto al Arzobispo, al Dean, y al Arcediano de Toledo: folas estas Dignidades suben por aquellas gradas. A la mano derecha del Arzobispo tiene inmediatamente su assiento el Arcediano de Toledo (que segun derecho, se llama el ojo del Obispo. (a) Siguense luego el Arcediano de Talavara, el Chantre, ò el Cantor, el Tesorero, el Arcediano de Calatrava, el Abad de Santa Leocadia, y el Vicario de la Ciudad. A la otra vanda tiene el Dean la primera silla inmediata al Arzobispo, como quien en ausencia del Prelado exerce siempre sus veces. Luego se le signen el Arcediano de Madrid, el Maestre-Escuela, el Arcediano de Guadalaxara, el Arcediano de Alcaraz, el Abad de San Vicente, y el Capellan Mayor. Estas catorce Dignidades, à uno, y à otro Coro, ilustran à esta Santa Iglesia. Siguense luego à dos vandas quarenta Canonigos, segun sus antiguedades, y en las sillas superiores. En las mas baxas tienen assiento cinquenta Racioneros; en las infimas veinte Canonigos, que llaman Extravagantes, y quarenta y siete Capellanes. Ay de mas de estos otros quarenta Clerigos, que llevan estipendio de la Iglesia, de los quales se compone gran parte de la Musica:

Tos

(a) Cap. Ad hæc, cOfficio Arhidiac. de los Reyes Nuevos de Toledo.

Todo este Coro en contorno por la parte de asuera, està compuesto de colunas de jaspe muy brunidas, adornados los remates, y cornisas de mil divinas historias, desde la Creacion del Mundo, hasta que Dios le diò à Moyses la Ley, esculpido todo primorosamente. Basta esto del Coro, en quanto lo material, y formal que se compone, passemos à otra cosa.

#### CAPITULO VIII.

## DE LAS CAPILLAS QUE AY en la Santa Iglesia.

Ircundan las cinco naves del magnifico Templo de Toledo, por las partes del Oriente, Norte, y Medio dia, muchas, y varias Capillas, las mas de ellas muy ricas, y sumptuosas, en especial la primera, primera en todo, dedicada à Nuestra Señora del Sagrario, Imagen tan milagrosa, como sabe el mundo, de cuya antiguedad no se halla rastro; es en su aspecto, y facciones muy parecida al original, segun lo que quenta de ella San Epifanio; falvo, que con el tiempo està el color mas moreno. Tienese por tradicion, que quando baxò la Virgen à dàr la Casulla à San Ildesonso, abrazò à esta soberana Imagen, que estaba en el Altar Mayor; y quando en la pèrdida de España se entregò Toledo al Moro, la metieron los Fieles en un pozo profundo, por librarla de sus manos; y quando despues de muchos siglos bolviò la Ciudad à ser de Christianos, fue descubierra milagrosamente, porque en la parte en que estaba, se veia un resplandor extraordinario à la hora de Maytines, y à poder de plegarias, y oraciones, revelò el Cielo, que en aquella hora avia baxado à aquella Iglesia Nuestra Señora, y que en memoria del caso hacian los Angeles Procession à la horo misma, con una Imagen de la Reyna Soberana, que estaba en aquel pozo, y que era su voluntad, que la sacassen de alli, y la colocassen en lugar decente. Cabaron, y ahondaron en aquella parte, y hallaron, y facaron este Celestial Tesoro, esta Imagen Soberana, tan venerada, y querida de sus Toledanos, como en sus territorios la de

de Guadalupe, la de Monserrate, la del Pilar de Zaragoza, la de Mtocha, la de la Peña de Francia, y otras muchas. La fabrica, pues, de esta Capilla, labrada nuevamente, es tan primorosa, que por decirlo en una palabra, y sin encarecerlo, se aventaja à quantas ay en España; y en acabando el Ochavo, que se está haciendo. se aventajarà, juzgo, à todas las de Europa. Dividese en dos estancias, Capilla, v Portico, y cada una con su rexa, ò puertas enrexadas de bronce, plateadas, y doradas. Todas sus paredes son de marmol blanco, y negro. tan acicalado, y brunido, que parecen de espejo. Las mas colunas son de rojos jaspes, y todos los embutidos son de porfido, y de otras ricas piedras. Las bobedas, los arcos, y techumbre, son al mismo tenor, doradas, y hermoseadas con finissimas pinturas. En parte eminente sobre el Altar principal, esta la Imagen de la Virgen Soberana, en nicho quadrado, raso, y hueco por la espalda, que forma un Camarin, donde ay otro Altar en que se dice Missa. Esta es la Capilla, contada en bosquejo, que querer desmenuzarla, y contar pieza por pieza los primores que la adornan, las riquezas que la visten, lo demàs que la engrandece, fuera necessario gastar tinta, y papel mucho, y aun se quedara quizas corta la pluma.

Vanse signiendo todas las demás Capillas, unidas unas con otras. La del Christo en la coluna, devotissimo en estremo. Aqui està la Santa Veronica, que llaman del Milagro, por quanto à una devota, llamada Terefa, muger de Alvaro Lopez, la qual tenia devocion de visitarla todas las mañanas, estando à la muerte, se apareciò sobre su cabeza, al lado derecho de la pared, como pendiente de un lienzo, muy resplandeciente, y hermosa, à vista de muchos que la vieron, y quando se llegaban mas cerca, se desaparecia. Tomôse por testimonio, que se guarda en el Archivo. Luego se sigue la de Santa Leocadia, la de los Reyes Nnevos, que es oy, y que fue de Santa Barbara. La de Santiago, que fundo Don Alvaro de Luna, muy grande, y espaciosa. La de San Ildesonso, igual à ella, en que se dice cada dia la Missa al reir el Alva. Labrola el Arzobispo Don Rodrigo, el que, como queda dicho, comenzò à poner la Iglesia en la grandeza

que oy se mira. Varon de los mas doctos, y eminentes que ha avido en España; pues en el Concilio General Romano, en tiempo de Inocencio III. en que se juntaron setenta y un Arzobispos, y quatrocientos y doce Obispos, predicò, y orò en seis lenguas, pasmando con su erudicion à todo el Concilio, año de 1215. Despues de esta està la de la Santissima Trinidad, la de San Nicolàs, el Capitulo, ò Sala de Cabildo, cosa rica, y excelente, vestidas sus paredes de varias pinturas, su techumbre hermosos, y dorados artesones; sus assientos primorosos, coronandolos los retratos de todos los Arzobispos, que ha tenido hasta oy la Santa Iglesia ( cuyo catalogo pondremos en otra parte;) siguese la Capilla de San Gil, la de San Juan Bautista, y luego la de Santa Ana, que fundò el yà nombrado Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, con dos Capellanias de dos Missas cada dia, la una por el Rey Don Fernando el Santo; y por la Reyna Doña Verenguela su madre, que le honraron con la Mitra; y la otra por los padres, y hermanos' del mismo Arzobispo: memoria digna de toda alabanza, en que juntò con lo piadoso lo grato, y sin cuidar de sì, cuidò de sus bienhechores.

Siguese inmediatamente la Capilla de los Reyes Viejos, aunque su titulo, y fundacion sue del Espiritu-Santo: mas llamase de los Reyes, porque, como queda dicho, se trasladò à esta, para que los Capellanes hagan los oficios, y sufragios. Ay una suscripcion en la pared, que lo declara, diciendo: Esta Capilla del Rey Don Sancho, de gloriosa memoria, fue fundada so invocacion de la Cruz, do està aora el Altar Mayor de esta Santa Iglesia, y quedando los cuerpos de los Reyes à los lados del Altar, fue trasladada aqui, por mandado de los Catolicos Principes Don Fernando, y Dona Isabèl, nuestros señores. en diez y ocho de Enero de mil quatrocientos, y noventa y siete anos. Muchos anos antes fue sepultado en esta misma Capilla el Arcediano de Calatrava Don Martin Martinez de Calahorra; cuya virtud encarece mucho el Doctor Blas Ortiz, (b) para gloria, y excelencia de esta Iglesia Santa; pues aviendo sido electo para dos Ortiz ubisi Obispados, no aceto ninguno, por no dexar la assisten- Pra c. 36.

cia en esta Santa Iglesia. Trae el epitasio antiguo de su

sepulcro, yà borrado del tiempo, que dice:

Aqui yace Don Martin Martinez de Calaborra, Arcediano de Calatrava, y Canonigo de Calaborra, è fue electo en concordia, para ser Obispo de la Iglesia de Calaborra, y de la Calzada, è no lo quiso rescebir; por bonra de la Iglesia de Santa Maria de Toledo, è sinò nueve dias andados del mes de Abril, ano de mil trecientos y sesenta y ocho.

Excelencia grande de esta Santa Iglesia, tener hijos, que

por su assistencia, no admitan los Obispados.

Siguese la Capilla de Santa Lucia, sundada, y dotada tambien del Arzobispo Don Rodrigo, con dos Cappellanes, que digan cada uno todas las semanas cinco Missas, las unas por su devocion, las otras por el señor Rey Don Alonso el Sexto, que ganò à Toledo. Ay aqui dos sepulcros, uno de Don Pedro Barroso, Obispo de Segovia, otro del Canonigo Don Pasqual, aquel que en la Batalla del Puerto del Muradal, llevò la Cruz Arzobispal en las manos, por enmedio de los Esquadrones enemigos, sin recibir ofensa. Estos dos cuerpos estaban en su urnas de marmol, y madera, en la Capilla colateral del Espiritu Santo, y al trasladar à ella la Capilla de los Reyes Viejos (como queda dicho) los trasladaron aqui.

Vanse siguiendo la Capilla de San Eugenio; la de San Martin; la de la Concepcion Inmaculada; la de la Epiphania, y luego la Mozarabe: de esta avia mucho que decir, abreviaremos con ello. Fundò esta Capilla el Arzobispo Don Fray Francisco Ximenez de Cisneros, por ver que el Oficio Toledano antiguo, llamado de San Indoro, porque èl le compuso, (y se guardo en España, desde el Catolico Godo Recaredo) estaba corrompido, y muy adulterado. Llamase Oficio Mozarabe, porque se guardò mientras los Moros vivieron en Toledo; y assi, Mozarabe, es lo mismo que Mixtarabe; esto es, mezclado con los Arabes, que son los Moros que vinieron à España. Aunque otros (y alguno muy docto) quieren se digan Muzarabes, por quanto Muza, que fue el principal Moro que vino de Africa, en la entrega de Toledo, abras

abrazò la condicion, de que se quedassen en pie seis Iglefias, para los Christianos que quisiessen quedarse entre los Moros, y que del nombre de Muza, tomaron el de Muzarabes. En aquella calamidad, pues, que llorò España por tantos siglos, aviendo estado sitiada Toledo espacio de dos años, viendose ya fin fuerzas, ni sustento, se entregò al Moro, con los pactos, y conveniencias que pudo sacar. Fue la una, que quedassen, como he dicho, seis Iglesias, para los Christianos que quisiessen vivir entre los Barbaros, las quales fueron las de San Marcos, San Lucas, San Sebastian, San Torcato, Santa Olalla, y Santa Justa. Con estas seis Iglesias, y Parroquias, se conservaron los Fieles por mas de quatrocientos años, que estuvo la Ciudad en poder del Moro, llamandose por esto Mozarabes. Quando yà en tiempo del Rey Don Alonso el Sexto, bolviò Toledo à ser de Christianos, como el Legado del Papa Ricardo, procurasse quitar el Oficio Toledano, ò Mozarabe, y que folo se guardasse el Gregoriano, ò Romano, (alias Galicano, porque Francia usaba và de èl) en lo qual insistia mucho la Reyna Doña Constanza, por ser Francesa, y el Rey por amor de sa muger tambien se inclinaba à ello; levantôse contra este parecer toda la Clerecia Toledana, y al tanto todos los Fieles, clamando à grito herido, en que se guardassen los Ritos Sagrados, que por tantos siglos avian guardado, y observado entre los Moros. Llego el caso casi à hacerse motin, diciendose yà publicamente en las Iglesias, en las calles, y en las plazas, que sobre la defensa, se arrestarian las vidas. Hallose el Rey confuso, y temiendo un rompimiento, suavizò los animos quanto pudo, y tratò, que se reduxesse à medios la materia. Fue el primero, que en singular, y campal desasso (uso permitido entonces en España) batallassen dos Soldados, uno por parte del Breviario Toledano, y otro por la del Francès, que era el Romano. Avia entonces (tambien los avrà aora) Toledanos tan guerreros, y valientes, que el que menos. bramaba, y hacia diligencias por salir à la batalla. Eligieronse en fin dos, uno por cada parte. El que saliò por los Mozarabes, se llamaba Juan Ruiz de la Matanza, cuya descendencia noble, por este hecho

dura hasta el dia de oy. Señalose dia, abreviose en la plaza, si và no sue en la Vega toda la Ciudad à vèr el espectaculo. Empezose la lid con bravos brios. Hacian ambos su deber, y cada qual procuraba salir con la victoria. Anduvo neutral por mucho rato; pero el Toledano Juan Ruiz saliò con el triunfo, dandole todo el Pueblo con voces de alegria, que llegaban al Cielo mil aplausos. Varones, y mugeres, grandes, y pequeños, llenos de alborozo, lloraban de placer, y acudian desalados à los Templos, á darle al Cielo las gracias. Solo el Rey, la Reyna, y sus parientes, hechos à la tristeza, al desabrimiento, y al encono, procuraron desbaratar el trato, y anularle. Como el Rey puede mucho, hallose con facilidad assistido de derechos, y razones. La principal sue, que no era justo entre Christianos, reducir las cosas sagradas à duelos tan crueles, y sangrientos, como en publica pelea matarse uno con otro, que era cosa temeraria, cosa impia, cosa barbara, y que assi se buscase mejor medio. Buscôse, como piadoso, y bueno otro, à mi ver, harto temerario, (que tambien ay bondades necias) y fue, que se reduxesse à milagro la disputa, que ayunassen todos, que se diessen à la oracion, y hecha esta diligencia, echassen en un gran fuego los dos Breviarios, el Toledano, y el Romano, y que aquel que permaneciera en las llamas, sin quemarse, esse quedasse electo. Hizose assi, con el mayor concurso, y apretado gentio, que se viò en Zocodovèr; despues que es plaza. Encendiòse enmedio una bravosa hoguera, echaronse en ella los dos Breviarios, levantando todos de una, y ocra vanda las manos, y los ojos al Cielo, y suplicandole à Dios, mostrasse en qual rito de aquellos gustaba se le sirviesse. Apenas el Breviario Francès cayò en las llamas, quando efparcidas las hojas (esto es mas de ponderar) salto de la hoguera, aunque algo chamuscado: mas el Toledano, en la misma parte que cayò, se estuvo sin moverse, y sin que el fuego le ofendiesse, ni danasse. Visto este prodigio por el Rey, y por los Jueces, dieron por sentencia en favor de ambas partes, que se usasse del Ritual Francès, que es el Romano, por todas las Iglesias, y que el Toledano, y Mozarabe, se guardasse solamente en las seis

que

tiem-

que avia permanecido. Otros dicen, que folo el Breviario Toledano saliò libre de las llamas, y el Francès se consumiò en el fuego, (c) y que sue teson del Rey salir con la suya, quedando de alli el adagio, Allà van leves donde quieren Reyes. Fuera del modo que fuesse, no nos imporra apurarlo: solo digo, que de aqui quedò guardarse el Ritual Toledano, ò Mozarabe, en las seis dichas Parroquias, por cuyo respeto gozan sus Parroquianos de muchos privilegios. Mientras duraron, pues, los Fieles Mozarabes, sus hijos, y nietos, y los que pudieron alcanzarlos, era grande la frequencia, y el gentio que acudia à estas Iglesias; pero aviendo passado centenares de años, fueronse disminuyendo, y apurando las tales samilias, y al ranto los ritos, y ceremonias del Oficio Mozarabe, apenas avia quien las supiesse decir, ni entender : de lo qual, doliendose mucho el señor Arzobispo Don Fray Francisco Ximenez, porque una cosa tan memorable no le extinguiesse del todo, fundò, y instituyò, como yà diximos, esta Capilla, despues de aver hecho trasladar, y imprimir los libros, que de estos Ritos estaban en letra Gotica, y ponerlos en nuestros caractères, y letras vulgares. Pufo trece Capellanes, à los quales se agregan los seis Curas de aquellas seis Iglesias Mozarabes. Dexòles muy buena renta, con obligacion perpetua, de que todas las Missas, y Horas Canonicas las ayan de rezar, y decir conforme al Rito antiguo Toledano, que es el Mozarabe, por cuya causa serà eterna esta memoria. Algo me ha detenido esta Capilla, mas no le pesarà al curioso.

Por la vanda del Norte se sigue la Capilla del Santo Crucifixo, y por otro nombre, de Doña Teresa de Haro, viuda de Diego Lopez de Padilla, su Fundadora. Dexò esta señora una memoria insigne, dotes para doncellas de la mitad de una gruessa renta; y de la otra mitad limosnas para gente noble necessitada.

Luego esta consecutiva el Ara, ò Altar de nuestra Senora de la Antigua, por quanto esta Soberana Imagen sue hallada en aquel mismo lugar en lo prosundo de un pozo, tapado, y cerrado con una grande losa, al modo que la Imagen de nuestra Señora del Sagrario, como queda dicho, que segun tradicion, la encerraron los Fieles, al

ElArzobispon Rode Don Rode go en su Hi toria de Es paña lib. 6 cap. 26. tiempo que los Moros tomaron à Tolcdo, por no dexaria expuesta à sus ultrages. Mas adelante se sigue la Capilla del Baptisterio, donde en las Pasquas con toda solemnidad se hace la bendicion de la Pila. Luego inmediatamente està la Capilla de nuestra Señora de la Piedad, sundacion de Alonso Martinez, Canonigo, y Tesorero de esta Santa Iglesia, y que en el epitasio, que con letras doradas, ordenò que se escriviesse, manisesto gran reverencia à sus

padres, pues dice assi:

Aqui yacen enterrados padre, y madre de Alfonso Martinez, Tesorero, Canonigo, y Obrero que sue de esta Santa Iglesia, el qual hizo esta Capilla à su costa, y mission, y la ordenò con licencia del Cabildo, y que está en medio enterrado; el qual ordenò, è fundò al servicio de Dios, y de la Virgen Santa Maria, el Monasterio de Monte Sion; de la Orden de San Bernardo, y comprò el sitio en que está assentado, desde el camino que và à Corral Rubio, hasta el camino que và à Peña Ventosa, è la viña donde nace el agua, è la sierra, el qual Monasterio comenzò à fundar el dia de Santa Inès del año de mil é trecientos y veinte y siete. Falleciò año de mil CCC, è L, à veinte y cinco de funio: su alma seu en Paraiso. Nuestro Señor aya misericordia de ella.

No ay duda, sino que este señor Tesorero se hallaba muy obligado à sus padres, suera de la deuda natural, que se les debe; pues aviendo de ser el epitasio suyo, y decir: Aqui yace Fulano, quiso anteponer à los que quiza con sus afanes, y sudores le hicieron subir à la dignidad: miramiento digno de embidiarse, y que puede ser pauta para los que corresponden ingratos à semejantes obligaciones. Hijo, que suera del ser, le debe à su padre averse puesto en el cargo, en el osicio, en su Prebenda, hace bien de aun en el sepulcro ponerse sobre su cabeza.

Ultimamente està por aquella vanda la Capilla, y Iglesia Parroquial de San Pedro, obra, y sundacion del gran
Arzobispo Don Sancho de Roxas, cuya Imagen labrada
de marmol primorosamente yace en frente del Altar sobre su sepulcro sumptuoso. Con assistencia de veinte. Capellanes se dice una Missa cantada cada dia à hora de Prima, y por la tarde à hora de Visperas el Osicio de Disun-

de los Reyes Nuevos de Toledo. 65

Magdalena, de Santa Isabel de Ungria, de Santa Catalina, de la Virgen de la Estrella (Imagen muy hermosa, y de mucha devocion) del Descendimiento de la Cruz, de San Miguèl, y de San Pedro, Obispo de Osma. Debaxo del Altar Mayor, que sue el Panteon de los Reyes Viejos, ay otra del Sepulcro de nuestro Señor Jesu-Christo. En la parte, que se cree que puso sus pies la Virgen, ay otra de su Descension. En todos, ò los mas pilares, y colunas de la iglesia, son sin numero las Imagenes, que estàn colocadas, las quales antiguamente eran como Capillas, y tenian sus Altares; y porque no embarazassen tanto el Templo, las sueron disponiendo de esta suerte. Con la Capilla Real, como veremos despues, se hizo otro tanto.

#### CAPITULO IX.

DE LA PLANTA, Y SITIO ANTIGUO DE LA Real Capilla de los Reyes Nuevos, y su excelencia.

Racias à Dios que llegamos, adonde ha tanto tiempo que el desco nos llama, y la curiosidad nos polèa. En un angulo, ò rincon del Templo sumptuoy Santa Iglesia Toledana, al lado del Evangelio, ontero del Altar Mayor, aunque no en la misma nave, giendo los estremos exteriores el Occidente, y el Nory por la parte de Oriente, y Mediodia, sirviendo el porte polita (si bien aora deshecha, demolida, y traslaReal Catipilla (si bien aora deshecha, demolida, y traslaReal Catipilla (si bien aora deshecha, demolida, y trasladada, y mausoleo de los Serenissimos Reyes, à quiepanteota, y Mausoleo de los Serenissimos Reyes, à quiepanteota, y Mausoleo de los Serenissimos Reyes, à quieque mas antiguos tienen alli su sepulcro, ò aquellos, mas virtudes, y excelencias raras, singulares, quizàs por i que en ellos resplandecieron. Su fabrica, auny nuevas, ede, cosa primorosa, y rica, hecha, y labraque no granica de Reyes, y para Reyes. Nadie ha trada, como pur folo un Autor manuscripto; pero que hatado de ellio, solo un Autor manuscripto; pero que hatado de ellio.

Diego Vaziquez, Capellan de los Reyes Nuevos, y Racionero de la Santa Iglesia, en un libro, que dexò ma nuscripto de la antiguedad, fundacien, y trasladacion de la RealCapilla, y de sus constituciones, à fol. 51.

bla de vista, sugeto decorado, me diò bastante luz con la planta dibujada, para poder decir, sino del todo, algo de lo que seria. Hablo de lo material, que de lo formal, de lo estimable, y lo divino, que encierra, anadirè, y ponderarè lo que mi ingenio alcanzare.

La obra de esta Capilla llegaba, desde la que oy està debaxo de la torre, con titulo de San Juan Bautista, hasta la que se llama de Doña Teresa, y la que decimos del Pilar. De suerte, que estas dos eran como costados, y recodos del Altar Mayor de la Capilla Real. Hasta alli era su longitud, su altura lo que dice la nave; el ancho de la misma suerte, no metiendo los pilares à la parte de adentro. Serviale con dos puertas, la principal, que caia à la Iglesia por junto de la puerta de la torre. La otra estaba en frontero àzia el Claustro; y la que es aora Capilla, como he dicho, de San Juan, debaxo de la torre, en que se ven tres Altares ( pieza que sirviò muchos años de Sala de Capitulo, antes que Don Francisco Ximener de buena memoria, hiciesse el primoroso que ay oy.) Esta pieza, pues, era la Sacristia de esta Real Capilla, y en donde sus Capellanes hacian sus Cabildos, y sus Juntas.Y el que quisiere curioso saber las bobedas, y techup bres que tenia el edificio, repare, y mire la que oy : ne esta, que era Sacristia, y de ai podrà inferir, què les ferian las otras : artesones famosissimos, dorados, esmaltados maravillosamente, por eminentes que e? ban, se venian, al mirarlos, à los ojos. Sus paredes, est vos, y pilastras de piedra bien labrada. El Altar May se dividia en dos partes; de suerte, que venian à e dos Altares Mayores pareados, y divididos uno de que con muy poco hueco, con unas cortinas bolada sollo alto de la pared; de tal suerte, que aunque en la ambos. Altares estuviessen diciendo Missa, no se pudica sen ver el un Sacerdote al otro: forma rara, y novedad de Altar notable! El Retablo del Altar de mano deregicha era de la Assumpcion de nuestra Señora: y el de la izquierda, de su Descension, à dar à San Ildesonso la C biase à este Altar, ò Altares por sus gradas. Aasulla. Surestante de la Capilla se dividia en dos mansiocis. Todo lo cias. La mas propinqua al Altar, quedò relegiores;ò estanteon para las sepulturas de los Reyes, por creerse, segun tradicion, que en aquella parte anduvo, y puso sus pies la Virgen Soberana (que este sue el sin, el intento, y la devocion de su Fundador primero, como veremos.) A los dos lados de este conmedio, ò estancia avia otros dos Altares. Azia la parte del Evangelio, el uno de la Advocacion de Santiago; y àzia la otra parte el otro, con la Advocacion de San Ildesonso, recibiendo la Casulla de mano de la Virgen. La estancia, y mansion segunda, que comprehendia todo el demás cuerpo de la Capilla, venia à ser el Coro de los Capellanes, para descir los Divinos Oficios.

Mandò fabricar, y hacer esta Real Capilla en este sitio, y lugar, à sus espensas, el Serenissimo Rey Don Enrique Segundo de este nombre, cinco asso antes de su muerte, como consta de una clausula de su Testamento, que otorgò en la Ciudad de Burgos à veinte y nueve de Mayo de mil trecientos y setenta y quatro, que es

la siguiente:

Lo segundo, mandamos este nuestro cuerpo, que nos diò Dios, à la tierra, de que sue secho, y formado, para que sea enterrado honradamente, como de Rey, en la Iglesia de Santa Maria de Toledo, delante de aquel lugar, donde anduvo la Virgen Santa Maria, y puso los pies, quando diò la vestidura à Santo Alsonso, en la qual Nos avemos gran suerza, y devocion, porque nos socorriò, y librò de muchos aprietos, y peligros, quando lo ovimos memester. E mandamos, è tenemos por bien, que en el dicho tagar sea becha una Capilla, lo mas honrada que ser pudiere, y que sean puestas, y establecidas doce Capellanias perpetuas, y canten, y digan los Capellanes de ellas de cada dia Missas, y estos doce Capellanes, que ayan su sularrio cada año, à cada un Capellan mil y quinientos mara e vedis.

Segun está disposicion, y voluntad, es constante, que en vida de este Rey se fabricò la Capilla, digo el ediscio de ella; pero aver Capellanes con renta, no se sabe los huviesse hasta su hijo el Rey Don Juan el Primero, como se verà à su tiempo. Repare aora el curioso en la eleccion de sitio tan soberano, que hizo este piado-

Fundació de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo por el Rey D. Enrique Segundo. fo, v devoto Principe, assi para la Capilla, como para su entierro, y hallarà por evidencia, que la cosa mas grande que tiene esta Imperial Ciudad, la fabrica mas soberana, que tiene esta Santa Iglesia, el troseo mas ilustre, la mas singular memoria, es esta Real Capilla de los Reyes Nuevos. De suerte, que ni la Cueba memorable de Hercules, ni su Templo sumptuoso, ni su encantado Palacio, ni su Anfiteatro, ni su Circo, ni Palacios de Galiana, ni los de Egica, y Galafre, ni los del Rey Don Rodrigo, ni su magestuoso Alcazar, ni toda la Santa Iglesia, Coros, Capillas, ni Claustro, no se iguala, ni llega con mil quilates todo junto à este angulo, ò rincon, que edificò el Rey Enrique para su sepulcro. Tengan las demás fabricas grandeza, foberbios edificios; marmoles, alabastros, porfidos, y jaspes; tengan teforos, riquezas, joyas esquisitas, oro, y plata en abundancia, que todo no equivale à la poca tierra bruta; que comprehendiò esta Real Capilla. Yà veo, que suspensos muchos, me preguntaran: por què? Si bien los entendidos estaran ya en el caso, sin necessitar de mi explicacion, ni mi respuesta: pues con lo yà supuesto, se està respondido; porque si en aquel lugar, y espacio en que se hizo la Capilla, dice la clausula del Rey (fundado; claro està, en la antigua tradicion) que anduvo la Virgen Santa Maria, y puso sus pies, puede aver tierra mas sagrada en quanto circunda la redondez de la tierra? Puede aver lugar mas fanto, en quantos. Templos, v Iglesias tiene el Orbe? Puede aver Capilla, que observe tal. reliquia? Que tenga tal excelencia? Que guarde tal tesoro? Tierra pisada con las plantas de Maria, despues de estàr en el Cielo gloriosa, al lado de su Hijo, la ay, ni ha avido en parte alguna, sino es en este angulo, y Real Capilla de la Santa Iglesia de Toledo, tierra tan bendita, puede tener precio con todo el oro de Arabia? Contodos los diamantes de Zeylan? Ni con todas las perlas que eria la Margarita? Luego queda bien probado, que la obra mas heroyca, la fabrica mas ilustre, el edificio mas soberano de esta Ciudad Imperial, es la Capilla antigua de los Reyes Nuevos? Bien cierto estoy; que todos los piadosos, y entendidos, todos los de buede los Reyes Nuevos de Toledo.

has entrañas, y de sana intencion, no me han de negar la consequencia. Pero para los estraños, para los que ignoran el mysterio, y para los que dudan de esta Descension de la Virgen real, y corporalmente, serà razon, me parece, referir el caso de la manera que sue, y probar con autoridades, de que pudo ser assi, con cuya narracion, el piadoso que lo cree, tendrà un rato de recreo, y el que lo ignora, gustarà mucho de oirlo.

### CAPITULO X.

DE LA DESCENSION DE LA VIRGEN Santa Maria, Madre de Dios, y Señora nuestra, en Cuerpo, y en Alma à la Iglesia, y Templo de Toledo.

A Ntes que entremos à describir, y pintar el caso mas prodigioso, que ha sucedido en el mundo, el milagro de milagros, y la Reyna de todas las maravillas, serà razon que apuremos la verdad, de si la Reyna de los Angeles se apareció en forma fantastica à San Ildefonso, del modo que ordinariamente suelen ser las apariciones, ò si baxò ella misma en Persona, del modo que està en el Cielo. Y apeada esta dificultad, se podrà con mas desahogo contar la historia. Sumando, pues, brevemente lo que en un gran papel, erudito, y elegante, escriviò el Reverendissimo Padre Juan Baurista Davila, de la Compañia de Jesus ( al qual remito al curioso, que mas exprofesso se quisiesse enterar de esta verdad;) (d) siento por conclusion fixa, y llana, que la Descension de Maria Santissima, al angulo del Templo de Toledo, fue personalmente en Cuerpo, y Alma, como està en la Gloria, y en ningun modo fantastica. Pruebase con muchos fundamentos, y con la autoridad de mas de docientos Autores, que han tratado el caso, y escrito sobre ello; que por evitar prolixidad, solo referire algunos.

Lo primero en un Concilio, celebrado en Peñafiel, fiendo Arzobispo de Toledo Don Gil de Albornoz, hombre tan grave, y eminenté, como sabe el mundo, y que muerto le traxeron en hombros desde Roma à Espa-

(d)
El P. Juan
Bautista Davila, en la
aprobacion,
que hace à la
2. p. de la
Historia de
Toledo del
señor Conde
de Mora.

E 3

ña.

ña. En este Concilio, pues, ( que le refiere el Cardenal Baronio) ay unas palabras, que claramente afirman la Descension de la Virgen en Persona à la Iglesia Toledana, que dicen ( y el que fuere Latino, las leerá en la margen:) I porque la Madre de Dios gloriosa, baxando del Cielo Empireo corporalmente, despues de su Assumpcion visitò al Bienaventurado Ildesonso, Capellan suyo, y defensor especial de sa virginal pureza; y nosotros tenemos obligacion de amar, y honrar à los que la Madre de Dios ama, y favorece; por tanto ordenamos, y mandamos, que por toda la Provincia Toledana se le celebre su fiesta con particular Oficio', y toda solemnidad. Y aunque estos Canones, y Concilios Provinciales no son infaliblemente de Fè, con todo tienen una cierta probabilidad, que fria sa con la moral certidumbre.

Lo segundo, quando en el Concilio Lateranense, en que presidio Inocencio Tercero, huvo aquella controversia sobre la primacia de las Igiesias de España, siendo los competidores el Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Ximenez ( de quien và hemos hablado, que pasmò con su oracion à los Padres del Concilio) y el Arzobispo de Santiago, en favor de su Iglesia cada uno, despues que el de Santiago huvo alegado rodos sus derechos, que el principal era estàr sepultado el cuerpo del Apostol en aquella Iglesia, tomò la mano el Arzobispo Don Rodrigo, y entre otros muchos alegatos, concluyò con estas palabras: (e) sacadas de un libro manuscrito, que està en la Santa Iglesia de Toledo) Si estriva el de Santiago, para defender su causa en la nobleza de su Iglisia, por la invocacion del Bienaventurado Apostol Santiago, mas no: ble serà, sin comparacion, la que estrivare en la invocacion de la Virgen, por cuyo respeto viene à ser qualquiera Iglesia muy excelente, en especial la de Toledo, à la qual ella misma visitò corporalmente.

(e) Itaque quia Mater Dei gloriosa Capellanum, sc sue virginitatis ipecialem praconein Beatum Ildephonfum, postfui Assup-· tionem descendens de Calo Empireo corporaliter vifi-

Ma-

Fundado, pues, el Pontifice en estas razones, concediò la Primacia à la Iglesia de Toledo, en que tacitamente parece que aprobò el Concilio la corporal pre-

sencia de la Virgen à esta Iglesia.

Lo tercero, quando el Papa Vitaliano mandò hacer tavit; et ques riguroso examen de esta aparicion corporal de la Virgen,

gen, embiò para ello à Pedro, varon muy ajustado, que Mater Dei didespues sue Obispo de Aquileya : y sue la prueba tan ligit, & honogrande, que como refiere Luit Prando, arrebatado el rat, nos tenetal Legado de cosa tan rara, se quedo por Canonigo de mur diligere, esta Santa Iglesia. Y el Papa entonces, devotamente em- fatuinus, & bidioso, se hizo tambien Canonigo, y à su exemplo el ordinamus, ut Rey de España Recisuinto, que era entonces; y consi- per totam Toguientemente desde alli (como yà toque en el Capitulo letanam Proprimero) todos los Sumos Pontifices, y Reyes de Espa-vinciam eius na, han querido gozar, y gozan de titulo de Canonigo festivitas prade Toledo; y que se infiere de aqui? Que et Papa Vitaliano aprobò clara, y expressamente esta corporal-aparicion de nuestra Señora, como despues acà han aprobado muchos Sumos Pontifices en cinquenta Breviarios, sie suam tueri desde Gregorio Decimotercio, Pio Quinto, y Paulo causam niti-Quinto.

De los Historiadores se comprueba esta aparicion personal, con lo que dicen los dos mas graves, y doctos, que pueden traerse para el caso, que son Cixila, y San Julian, Arzobispos de Toledo, successores de San Ildefonso, y que quizà los dos lo oyeron de boca de Evancio, y Urbano; (f) que por ser ancianissimos, se pudieron hallar presentes la noche, ò dia, dirè mejor, del celebre milagro. Dice, pues, Cixila: (g) Hallo Ildefonso à la misma Señora sentada. Que quiere decir, que no hallò aparicion fantastica de otro, que hiciesse veces de Maria, sino à ella misma en Persona, segun la suerza de la palabra: ella misina. Lo mismo dice San Julian: con que unanimes siguen à estos dos tres ordenes de Autores.

El primero, todos los que niegan intervenir en estas apariciones ministerio de Angeles, y afirman la Descension de la Virgen en Persona propria, como Santo Thomas de Villanueva, que dice: Aver favorecido tanto la Serenissima Maria à San Ildefonso, que se le dignò de aparecersele por sì misma, verdadera, y visiblemente. Siguenle el Padre Pedro de Uzeda, y Alfonso de Mendoza, tomando por argumento, que han sucedido, y suceden Reperit (id est en la Iglesia varias apariciones personales. El Padre Suarez, aunque dice, que regularmente se hacen estas apariciones por ministerio de Angeles, anade, que tal vez

cipuo officio so lemniter celebretur. Si nobilitate Eccletur propter invocatione Beati Iacobi; nobilior est tamenBeat &Virginis, que Ecclesia Augustissima efficitur, & potisi . mum Toletana, quam ipsa corporalitèr visitavit.

(f) Evancio era Arcedianode Toledo tiempo de S. Ildetonfo, y Urbano fue Arzobispo despues.

Ildephonsus) Ipfam Dominam sedentem por particular favor puede ser la aparicion personal, como la de la Virgen à San Ildefonso. Zamora dice: Que la Virgen se apareciò à San Ildefonso por su misma Persona, no por otro correo, destafeta. El Doctor Francisco de Pisa, el Doctor Vivaldo, el Maestro Fray Gabriel de Talavera, de la Orden de San Geronymo, Ambroĥo de Morales, el Padre Fray Juan de Marieta, con otros muchos, dicen, y afirman lo mismo, à los quales se llegan el Maestro Villegas, Esteban de Garibay, el Padre Ribadeneyra, el Padre Miguel Fernandez, el Doctor Don Thomas Tamayo de Vargas, explica con toda claridad, diciendo: Que baxò la Virgen por su misma Persona, no en cuerpo aparente, ò de sola alma junto à otro cuerpo de ayre, que llaman les Theologos assumpto. Y el Doctor Salazar de Mendoza, Canonigo Penitenciario de Toledo, dice: Es cosa certissima, que sue la Descension de la Virgen en su proprio Cuerpo, y Alma de la misma manera que està gozando de la Beatifica vista de Dios. Y afira ma, que para seguir este parecer, consultò primero à los mejores Theologos de su tiempo.

El segundo orden de Doctores es de los que atestiguan esta verdad, con los pies, y las manos de la Santissima Virgen, como son los dos Julianes, Baronio, el
Doctor Alonso Sanchez de Arevalo, Obispo de Plasencia; Laurencio Surio, y otros, que todos contando el
caso, dicen, que dixo la Virgen: Recibe de mi mano este
dòn. El Padre Cartagena, el Doctor Illescas, y el Maestro Pedro de Medina, dicen assimismo, que recibio San
Ildesonso la Casulla de mano de la Reyna de los Angeles.
De los pies, dicen el Padre Ribadencyra, y el Maestro
Villegas, que puso la Soberana MARIA sus pies en el
suelo. Y para esto, que mayor testimonio, què cosa mas
antigua, que la tradicion dimanada de padres à hijos;
y la que, aun caduca à poder de siglos, vive arrimada à
los marmoles del grandioso Templo, à la misma pared

de nuestra Real Capilla, que dice:

Quando la Reyna del Cielo Puso los pies en el suelo, En esta piedra los puso.

Accipe de ma-

de los Reyes Nuevos de Toledo.

De esta piedra soberana se hizo mencion (dice Luit Prando) en el Canon once del Concilio Lateranense, que dice : Guardase la piedra, en la qual puso la Virgen sus pies. De suerre, que la piedra, que con tanta devocion oy se toca con las manos, con los ojos, y la boca; sirviò (dicen) de tapete à los pies soberanos de la Rey na Divina, y aun dexò el pie estampado para mayor testimonio. Y si no tuviera esto gran certeza, no se sacaran copias, y trasuntos de su planta soberana, ni se concedieran Indulgencias à los que las traen configo. Y si estas razones, de que la Virgen diò con sus proprias manos la vestidura, y puso en el suelo sus divinas plantas, no quieren que admita sentido, y significación sia gurada, tambien pudieran decir ( y fuera heregia decirlo) que no se apareció Christo à los Discipulos real, y verdaderamente resucitado, quando les dixo: Mirad mis manos, y pies, porque el espiritu no tiene carne, ni buessos. Por manera, que siempre que en las apariciones se desmenuzan tanto las circunstancias, que se llegan à contar los pies, y las manos, no caben en su significado otros sentidos diferentes del que suenan las voces; Luego si en esta aparicion de la Virgen Soberana à su devoto Ildefonso, se habla tan menudamente de sus manos, y sus pies, no se pueden entender de manos, ni pies aparentes, y fantasticos, que pies, y manos aparentes no son pies, ni manos, sino ayre.

El tercero genero de Autores es de los que con sinceridad historica resieren llanamente, que se dexò la Serenissima MARIA mirar de los ojos de Ildefonso. Sea su primera autoridad de los Breviarios, assi el Romano, como el antiguo, y nuevo Toledano, el de Cordova, el de Segovia, el de Avila, el de Salamanca, el de Santiago, el de Tuy, el de Evora, el de Coria, el de Ciudad Rodrigo, todos dicen, que de la misma Virgen recibiò San Ildefonso el don precioso. El de Almeria dice con Abeadem Vira particularidad : Que la Madre de Dios, baxando de lo gine accepit, alto, visitò la Iglesia Toledana. El Maestro Benito Perez, del Orden de San Benito, dice con singularidad: La misma que vistiò al Verbo en Nazareth, le vistiò à èl (esto es à lidefonso ) en Toledo, y para vestirle de su mano, se

Visitavit Dei Genitrix Ecclefiam Toletana

descendens ex aba- also.

Libro primero, Cap. 10.

abalanzò del Cielo basta la Iglesia Toledana. El P. Sala. zar, el P. Juan Mayor, Belarmino, y otros muchos,

son de este mismo sentir.

Yà que con fundamentos, y autoridades està probada bastantemente esta aparicion, y Descension personal de MARIA Santissima, resta que la probemos tambien con semejantes exemplos. El primero es, quando Christo derribò à San Pablo, quando iba à perseguir al Christianismo, diciendole: Saulo, Saulo, Oc. Sienten graves Autores, que se le apareció visible, corporal, y personalmente, como son Hugo, Aymon, el Cartuxano, Pedro Lombardo, Belarmino, Salmeron, Cornelio à Lapide, y Gaspar Sanchez. Assi, pues, como el Hijo hizo este Celestial favor à San Pablo, assi la Madre hizo esta singular merced à San Ildefonso: palabras cortadas à la letra de Santo Thomas de Villanueva.

El segundo exemplo es el que resiere Antonio Beuter, probando, que visible, y corporalmente vino la Virgen à consagrar con su presencia el Templo de Zaragoza, adonde estaba Santiago. Sobre lo qual dice el Padre Suarez, que assi como por especial privilegio, viviendo aun esta Soberana Senora, se apareciò personalmente à Santiago; assitambien por especial prerrogativa se le apareciò en su propria Persona, despues de

estàr en el Cielo, à San Ildefonso.

Y si replicare alguno, que ay mucha diferencia de una à otra aparicion, por lo mucho que và del lugar que avia de dexar en ambas ocasiones; pues para visitar à Santiago, no le costaba mas que dexar à Jerusalèn, donde vivia; y para visitar à San Ildesonso, avia de dexar el Cielo Empireo, y lado de su Hijo; y no và tanto à perder, desamparar el destierro de este mundo, y dexar los compañeros, como desamparar la Patria Celestial, y la presencia de su Hijo, se responde; que como no es cierto, si la venida de la Madre de Dios à Zaragoza, fue desamparando à Jerusalèn, ò conservandose la assistencia allà con la presencia de acà (como puede suceder milagrosamente en sentir de los Philosofos) tambien pudiera aver sucedido aparecerse à San Ildefonso en Toledo, y quedarse juntamente en el Cielo al

de los Reyes Nuevos de Toledo:

lado de su Hijo, supuesto que milagrosamente puede estàr un cuerpo en dos lugares: con que yà se le quitaban à la piedad de esta Reyna esclarecida los grillos del amor, que la podian tener impossibilitada à las ausencias de su

Hijo Dios.

Y si replicasse todavia, que no se hizo esta aparicion en conservacion de tan distantes presencias, porque para ello eran menester milagros, y para venir à un lugar, dexando otro, no son necessarios, se satisface, que milagro por milagro, tanto lo venia à ser sormar cuerpo aereo, ò santastico, con que se hiciesse la aparicion, quanto lo es quedarse en el Cielo, y baxar al suelo personalmente. Y como los que sintieron lo contrario, no dudan hacer el gasto à su sentir con el un milagro, no avrà inconveniente, que nosotros le hagamos al nuestro

con estotro prodigio.

Sumando todo lo dicho, siento por cosa fixa, que la Descension de la Madre de Dios en su propria Persona à la Iglesia de Toledo, pudo ser de una de dos maneras, ò desamparando el Cielo por aquel breve espacio, (en que no hallan discultad San Agustin, San Geronymo, y Santo Thomàs) y que parece mas conforme à la palabra con que comunmente se significa esta aparicion, llamandola Descension. O yà conservando la assistencia à ambos dos lugares, como enseñan ser possible Santo Thomàs, San Buenaventura, Suarez, Rubio, y casi los mas Philosofos. Concluyen Ambrosio de Morales, que es este el milagro, y prodigio mas bien averiguado, que ay en España; y el Cardenal Baronio, que es este el Rey, de quantos milagros han sucedido en el mundo.

Averiguado yà con tan solidos fundamentos, y raz zones, como la Reyna de los Angeles baxò del Cielo Empireo en su propria persona à visitar la Iglesia de Toz ledo, y à su devoto Ildesonso, contemos el como, y quando sue esta Descension maravillosa. Tenia el Cetro, y Corona de los Godos el Rey Recissimto, y su Corte en la Ciudad de Toledo, quando era Arzobispo, y Primado de ella San Ildesonso, cerca de los años de seiscientos y sesenta y nueve. Avia trabajado mucho el Santo en desarraigar de España aquella antigua heregia de Elvi-

76 Libro primero, Cap. 10.

dio, que ponia nota en la perpetua Virginidad de la Serenissima Reyna de los Angeles Maria Madre de Dios; que aunque el Doctor Maximo, y Glorioso Padre San Geronymo confundiò en sus tiempos al Herege, escriviendo contra el algunos libros, no falto de sus seguaces quien procurò sembrar en España su error, y falsa doctrina. Pero en sin, Ildesonso tomò tan à pechos la defensa, que à cuchilladas de razones, esgrimiendo la espada de la justicia su ardor, y devoto zelo, no dexò herege que no le huyesse la cara, escapando todos confundidos, corridos, y amedrentados. Por este vencimiento gano de todo el Pueblo bendiciones, aplausos, parabienes. Viva el defensor de la Virgen, clamaba hasta la Plebe à grito herido. Hasta los difuntos (cosa rara!) salian de los sepulcros à darle el vitor. Basta para testigo la ilustrissima Leocadia, pues en su Iglesia de la Vega (donde yacia su cuerpo) en publico concurso delante del Rev, y sus Grandes, levantandose la losa, saliò à darle el parabien de la victoria. Esto era aca en el mundo; pero en el Cielo, què regocijos no avria? Siendo la defendida la Reyna de los Angeles, y la victoriosa por medio de Ildefonso, què jubilos, y placeres no tendrian los Angelicales Coros? Todas las Virgenes, todos los Santos, moradores de aquella Patria Celeste, de què alborozo; y alegria no estarian llenos? El sucesso lo diga, que el me sacarà de empeño.

Agradecida sumamente la Purissima Maria al zelo; à la devocion, al estudio, y al cuidado, con que el Primado Ildesonso avia desendido su pureza, determina, no solo embiarle riquezas, auxilios, gracias de las Indias, de la gloria, de aquellos tesoros ricos, no solo embiarle el parabien, y agradecimiento con un Angel superior, ò con un millon de Angeles, sino baxar ella misma en Persona desde aquel Alcazar, y Trono soberano, à vèr, à visitar, à hablar, à regalar, à agradecer à su devoto, lo que por ella avia hecho, y lo que la avia servido. Quien ha oido samàs en el Cielo, ni en la tierra resolucion mas rara? caso mas peregrino? de que la Madre de Dios, despues de subida al Cielo en hombros de Angeles, aya baxado à la tierra? O tierra de Toledo! O tierra

De los Reyes Nuevos de Toledo.

tierra de tu Templo Sacrosanto! O tierra especial de tu Real Capilla, y què debes à la Virgen! Acompañada, pues, esta Divina Señora de mil Coros de Virgenes, de mil legiones de Angeles, y de casi toda la Corte del Cielo ( pues tengo para mi, que à poder Dios quedarse solo, solamente en este caso no avria Santo, ni Angel, que captandole la venia, no quisiesse baxar à acompassar à Maria) con todo este aparato, pues, de Magestad, y grandeza, baxa la Reyna Soberana desde el Impireo Cielo, no en carroza de marfil, no en silla de cristal, sino en mas rica carroza de alados Serafines, que con doradas plumas se calan al aire, penetrando Cielos, y atravessando candidas regiones. Llega à dar vista à Toledo noche de la Expectacion, à media noche, al tiempo que, à mi ver, se daba el ultimo toque de Maytines. Vase derecha à la Iglessa, como à casa suyà ; y aunque como Reyna Divina està essenta de las humanas ceremonias, con todo para entrar en ella, parece que se apea de la silla de topacios en que viene, y pone en las losas frias sus soberanas plantas. Buen exemplo, para que sepan los Principes, y Reyes el respeto, y reverencia que se les debe à los Templos, y mas quando son casas de Maria. Ay cosa mas singular! y que creyendo los Toledanos con Fè viva, que esto passò assi, y todos los Españoles, teniendolo por cierto, y los Sumos Pontifices, dandolo por seguro, no vengan à tropas todos cada dia à à poner ojos, y bocas en ran dichoso suelo! Que aya tantos, que atravessando una infinidad de mares, una infinidad de riefgos, y peligros, vayan à Jerufalen folo por reverenciar, y besar mil veces la tierra, donde Christo; y su Madre pusieron sus pies, y que teniendo en Toledo tierra, en que la Virgen los puso, despues de subida al Cielo, no vengan como enxambres à adorar tierra tan santa millares de peregrinos? ò es floxedad, y tibieza;

Fuese, pues, la Virgen Soberana hasta el Coro por sus passos contados (como acà decimos) pero què graves? què magestuosos? què divinos? y assi lo dà à entender nuestro Rey Don Enrique Segundo en su testamento

ò es no estimar el bien que tenemos dentro de casa. Va-

mos à la Historia.

(como dexamos dicho) que anduvo la Divina Señora por la Iglesia; el qual suelo, hollado de sus plantas, eligiò para Capilla, y para entierro. Llegò la Serenissima Reyna, y sentose en la Silla Pontifical, que es la mas eminente, v en que se sientan solos los Prelados, v desde donde San Ildefonso solia hacer à su Clero platicas divinas, que de aqui nace, juzgo, la equivocacion de algunos Autores, que contando este prodigio, dicen, que se sentò en la Catedra, donde Ildefonso predicaba, y no fe hade entender, a mi sentir, que se sentasse en el pulpito, sino como queda dicho, segun las circunstancias de lo que passò. Sentada, pues, en la primera silla la Primada de las nueve Gerarquias Celestiales, se comenzò à dos Coros la musica de los Cielos, Hymnos, Psalmos, Chanzonetas, cantadas con tal primor, qual nunca se ovò jamàs en Sevilla, ni en Toledo, por mas que apostadamente sus Iglesias se esmeran en este culto. Estaba toda la Iglesia, no hecha pedazo de Cielo, sino una abreviada gloria; pues se abreviaron en ella quanto Angei, y Serafin pueblan las Sillas Celestes.

Saliò, pues, à este tiempo desde sus Casas Arzobisoa: les el gran Prelado Ildefonso, con toda su familia, à assistir à los Maytines : fuera de sus Capellanes, Pajes, y criados, le iban acompañando gran parte del Clero, y muchos Capitulares, que como el Santo era tan bueno, tan afable para todos, todos le estimaban, y servian. Iba en esta ocasion muy alborozado, y alegre, con animo de leerles, y mostrarles à los suyos el libro, que en defensa de Maria avia compuesto, probando su virginidad purissima con muchas razones, y lugares de Escritura. Llevaba, dicen, tambien unos versos, ò villancicos, trabajo de su ingenio, y de su buena pluma (buenos serian) para que se cantassen aquella misma noche, que en festiyidades de Maria, el Santo mas recoleto gusta que aya musica, chanzonetas, moteres, y alabanzas. De esto iria tratando con sus mas allegados, quando llegaron à la puerta de la Iglesia, que es la que oy llamamos del Perdon (indulgencia, y perdon que la alcanzò desde entonces, como và dexamos dicho) la qual puerra, aunque no tan primorosa, como oy se mira, estaba en la

mif-

misma parte. Al llegar, pues, à ella los Pajes, que iban delante alumbrando con sus hachas, como divisaron dentro mas radiantes luces, à cuyos esplendores, las que ellos llevaban, parecian luces muertas, ò yà fuesse imaginando cosa de mayor portento, cayendoseles las hachas de las manos, se bolvieron àzia tràs, espantados, admirados, y confusos. Los que iban detràs, Canonigos, y Capellanes, al verlos huir, cobraron algun miedo; mas no tanto, quanto al querer vèr la causa, acercandofe à las puertas; los dexò pasmados, y dieron tambien à huir. Gran prueba, de que era mas que aparente el Cielo, y la claridad que andaba por la Iglesia. Quedose solo Ildefonso; pero sin temor ninguno, entrò à averiguar la causa de la maravilla. Bien como allà Moyses, quando Pastor de ganado, al ver aquella mysteriosa Zarza, que ardiendose en llamas, obstentaba sus verdores (simbolo de la Virgen Soberana) se acercò curioso à escudrinar el prodigio: assi el gran Pastor de Toledo, divinamente ossado, se entra, y rompe por entre liamas mas puras de la Zarza figurada. Mas con gran diferencia, porque allà à Moyses le dieron un grito, que le aturdieron, mandandole que se descalzasse, para aver de pisar tierra tan santa; pero acà à nuestro Ildesonso, siendo tierra la que pisa, que la ha pisado Maria, y se està aun de pies en ella, no solo no le mandan descalzar, no solo no le dan voces, fino que le agassajan, le regalan, y acarician. Dicha la mayor que ha alcanzadoSanto de la Iglesia!

Intrepido, pues, algo sì admirado, camina Ildefonfo, hasta llegar al Altar à hacer oracion al Pan Sacramentado, del modo que acostumbraba, y como se acostumbras. Como estaba la Iglesia mas clara, que el medio dia, bolviò la cabeza atràs, para vèr como, ò por donde alumbraba tanto Sol; mirò àcia el Coro, y viò, que en su misma silla estaba sentada la Madre de Dios, y Reyna de los Angeles, acompañada de millares de ellos, y de mil Coros de Virgenes, que con dulces melodias, y canticos souoros la estaban aplaudiendo su pureza virginal. Entre alborozado, y absorto, entre pasmado, y alegre pone Ildesonso los ojos en Maria, y postrado por el suelo, la dice con ellos, lo que la lengua no acierta,

Libro Primero , Cap. 10.

80

bresa de la admiracion, atada al assombro. Mucho dice con mirar, por mas que calla; mas no atina à juntar letras, para el mar de razones, y palabras, que se le viene à la boca. Llora el corazon, por no poderse explicar, y en lagrimas de gozo, parece que dice : Señora mia, Reyna mia, Amparadora mia, Madre de mi Dios, Descanfo de mi Dios, Trono de mi Dios, Alegria de los Angeles, Gozo de los Cherubines, Gloria de los Serafines, à què aveis baxado aqui? Què me quereis? Què me mandais? En què puedo serviros? En què merezco agradaros? Vuestra hechura soy, vuestro esclavo soy, todo soy vuestro. Si he andado corto en vuestra defensa, y me venis à hacer cargo, no ha sido, Sesora, falta de voluntad; en mi caudal corto avrà estado la falta; mi poco espiritu avrà tenido la culpa. Mis deseos han sido muy sinos de agradaros: mis ansias infatigables de serviros. Sino he cumplido con lo mucho que se os debe, sino he dado al herege el castigo merecido; si en algo he errado; perdonadme, absolvedme, dadme vuestra bendicion. con la generosidad de Senora, con la nobleza de Revna: con el cariño de Madre.

Tales razones como estas le decia Ildefonso à la Virgen , con los ojos , con los labios , ni acertaba, ni podia. Y la Reyna Soberana, que mirandole risueña, se le estaba ovendo ( como nosotros decimos ) ò se le estaba mirando, llamòle muy placentera, y alegre, dixole, que se acercasse. Fue el Santo, haciendo mil reverencias. hasta llegar à sus pies, y postrandose à ellos de rodillas. Hena el alma de alborozo, si hasta alli avia estado absorto, y mudo, aora se quedò pasmado; si hasta alli avian fido fus ojos lenguas, y hablando con ellos algunos rendimientos, aora ciegos ya à la mucha luz, no podia, aunque probaba alzarlos à la cara de Maria. Puesto, pues, en el suelo, levantò el oido à ver lo que le mandaba. Entonces la Reyna esclarecida le hablò de esta suerte : Porque te has ocupado siempre en mi servicio, en mis loores, en mis alabanzas: porque con zelo ardiente, con Fè vi-Pewa, con denuedo gallardo has defendido mi honra à cato pa, y espada de razones, y doctrina, quiero en esta vida

quhonrarte, y pagar lo que te debo. En Fè de lo qual toma,

Y,

y goza esta vestidura que te traygo de los tesoros de mi Hijo, para que uses de ella en tus sacrificios, y te sirva de prenda, de lo que te està guardado en la Bienaventuranza.

Semejantes palabras hablò la Madre de Dios à su Capellan feliz, y diciendo, y haciendo, ella misma con sus proprias manos le echò sobre los hombros una riquissima Casulla de tela de Cielo, cuyo bordado, y primor, no le pueden, ni han podido discernir humanos ojos. Algunos, por curiosos, y atrevidos, han quedado ciegos. Solos los de Ildefonso, y los de aquellos Capitulares, y de otros muchos testigos, à quienes para testimonio quizàs la mostrò despues el Santo, gozaron tamana dicha, sin incurrir en pena. Era cosa gustosissima de vèr (todo el Cielo lo miraba, y algun testigo de aca) del modo, y con el aseo, que la Serenissima Maria vestia à su Capellan, sirviendola, y ayudandola las Virgenes de su Camara, y mil Angeles, sirviendo de Acolitos, y hermosos Monacillos. Cada una, y cada uno andaban à porfia para el ministerio; cada una, y cada uno querian ganar gracias de aver ayudado à vestir al Capellan de la Virgen: y assi, aun estando yà bien puesta, llegaba uno, y tiraba por un lado, por bolver à aderezarla; otro la torcia por esta parte, otro por aquella; todos por tener que hacer. En el interin cantaba de los Cielos la Angelical Capilla, y aun quizà algun villancico de los que el mismo Ildesonso avia compuesto à la virginal pue reza de la Virgen, y Madre Soberana, que llevandolos, como deciamos, en las manos, ò en el seno algun Angel, se los tomaria, y sin ponerlos en solfa, los cantarian con musica admirable.

Vestido, pues, de mano de Maria el mas dichoso Arazobispo, que ha tenido, ni tendra Toledo, ni Iglesia alguna, quedandose con el savor, sin caber en si de gozo, se sue la Celestial Señora àzia el Altar Mayor, y à una Imagen suya, que avia entonces en el, grave, devota, y hermosa (que es la que està oy en el Sagrario, de que ya hicimos mencion) la abrazò amorosamente, por verla tan parecida à su mismo Original; o porque à suer de aquel abrazo obrasse maravillas para see, y testimonio

E

de su Descension maravillosa. Hecho esto, no quiero decir, que se desapareció la Virgen ( que suera hacerla, como Aparicion fantastica) sino que bolviendo à subir en la dorada carroza de Angelicales hombros, en que vino, sin ser necessario estallido de cochero, volaron con ella à carrera abierta hasta el Empireo, siguiendola à tropas de millares roda la Corte, que vino à acompañarla. A este tiempo todos aquellos Prebendados, Clerigos, y Pajes, que, como diximos, escaparon huvendo; unos, que avergonzados, bolvieron à vèr, y à mirar por los resquicios; otros, que mas desembueltos, llegaron hasta los postes, y de alli azechaban, y algunos, que mas animosos se avian entrado mas dentro, y que quizà oyeron; ò vierou algo. Todos, pues, al vèr yà la Iglesia sin aquellos resplandores, y luces de gloria, en que pensaban se ardia, acudieron de tropèl, ansiosos, y desalados, à buscar, y à mirar donde estaba su Pastor. Entran en el-Coro, abrazanse todos de èl, dando gritos de alegria; el los recibe amoroso; llórando tambien con ellos; muestrales la Casulla, arrodillados la besan, y reverencian; por mas que la rebuelven, por mas que la miran, no aciertan de lo que es, ni disciernen el color. No era, no, texido de telares de Toledo: en China mas superior la labraron, y texieron Angelicales manos. Entre admiracion, y pasmo crece el alborozo, crece la griteria, crecen los parabienes, crecen los jubilos, las bendiciones, y aplausos. Và despertando al ruido la vecindad; de boca en boca và passan; do la palabra; de un barrio à otro va la fama placentera, llamando à las puertas, hasta el Palacio Real llegapresurosa la voz. Al escuchar lo que passa, no ay quien no dexe el lecho; el mas perezoso se sale à medio vestir àzia la Iglesia; de grandes, y pequeños, de nobles, y Ciudadanos se junta, y se congrega un numeroso gentio. Aunque se dicen Maytines, el mas atento Cantor, no sabe de placer lo que se canta. Con el gozo, con la griteria, todo anda barajado, todo se interrumpe; unos se perturban; otros se equivocan; otros se divierten; unos cantan; otros rien; otros lloran; todo en fin, es una confusion de destemplados contentos, y alegrias.

Acabados los Oficios, sale Ildefonso al Altar à decir

la Missa de la Virgen, y à estrenar en ella su Casulla. Aqui fue el mayor tumulto, aqui la apretura, aqui la voceria, sobre querer llegar todos à verla, à tocarla, y à adorarla. O mil veces felices Toledanos, pues visteis, y gozasteis, tocasteis con las manos, bocas, y ojos la prendarica, que oy no permite el Cielo, que la toque, ni aun la vean Prelados, ni Arzobispos! (h) Solo en manos de Ildefonso se participò el favor: y assi quantos A Sisiberto, dolientes la tocaban, cobraban luego salud. Que dixo el Santo Missa con esta Casulla en las festividades de nuestra Señora, y de su Hijo, es cosa sentada, y aun ay quien dice, que delante la misma Madre de Dios dixo en aquella ocasion la primera Missa. Si descendiò, quedandose tambien allà milagrosamente (como puede ser, y tenemos probado) bien puede creerse, que se detendria à oir Missa de su Capellan; pero si totalmente se ausentò del Cielo, no la permitiria su amor faltar tanto tiempo del lado de su Hijo. El ruido, el alboroto, que avria en la Ciudad, no solo aquel dia, sino muchos continuados, quedese al discurso, pues ello se dice, y ello se pregona. Desde el Rey al vassallo, desde el grande hasta el humilde, desde el Señor al siervo, sin reparar unos en la Magestad, ni nadie en el pundonor, corrian por las calles desapoderadamente. A bandadas, à borbollones entraban en la Iglesia por todas sus puertas varones, y mugeres, haciendoseles à todos muy angostas. Por la puerta del Perdon (que, como yà diximos, alcanzò este nombre desde entonces) como sue por la que entrò Ildefonso, y por donde todos los que le acompanaban, vieron el prodigio: por esta causa era mayor la apretura, el entrar mas à porfia, por andar, y venerar los mismos passos. No solo se arrodillaban, donde les decian, que avia andado la Virgen, fino que las bocas por el suelo, le besaban repetidas veces con clamores, y follozos, durando esta devocion, esta memoria, este recuerdo una eternidad de siglos.

Volò desde Toledo, no solo por toda España, la fama del succisso, sino que llegò hasta Roma, y de alli à toda la Christiandad. Pasmose el mundo con maravilla tan nueva: unos lo creian, otros lo dudaban. Llenaron-

(h) Arzobispo de Toledo, por quererlela vestir, le costò la vida.

Libro Primero, Cap. 10.

se las Escaelas sobre ello de quettiones, y disputas. Hasta el Sagrado Colegio se hallò con embarazo, de si seria verdad, ò no seria? El Papa quedò confuso, y por evitar escandalos, y dar à la verdad lo que suesse suyo, despachò un particular Legado à la averiguacion, que, como yà tocamos, fue el Obispo de Aquileya. Viene à Toledo, y halla prueba tan grande, y tan autentica, que pide, y ruega, que le hagan Canonigo de Iglesia tan santa, en que la Madre de Dios ha puesto sus pies divinos; y honra de tal manera à sus Prelados. El Papa, visto el processo, y la verdad del milagro, tan clara, y tan patente, en fee de lo que lo aprobaba, y daba por cierto; fe assignò tambien por Canonigo. El Rey Recisuinto hizo otro tanto, como en otras dos partes queda yà advertido. Toda esta honra, toda esta Magestad, toda esta grandeza tiene, y goza la Iglesia de Toledo, por especial favor de la Reyna de los Angeles

MARIA.





# LIBRO SEGUNDO

# DE LOS REYES NUEVOS de Toledo.

#### CAPITULO I.

EN QUE SE TRATA DE QUIENES FUERON los Reyes Nuevos de la Real Capilla de Toledo; y por què se llaman, y deben llamarse assi?

UPONGO, y siento por cosa llana; y saz bida, antes de passar à mi discurso, que los Reyes, à quienes por razon de su Capilla llaman Nuevos, sueron aquellos tres Serenissimos Principes, Padre, Hijo, y Nieto, Don Enrique Segundo, Don Juan

Primero, y Don Enrique Tercero, Reyes de Castilla, y de Leon, cuyas hazañas, cuyas virtudes, cuyos heroya cos hechos hemos de ir historiando latamente.

Supongo lo fegundo, que el llamarse Nuevos estos tres Reyes, es por lo comun, y general de aver otra Capilla mas antigua, que se llama de los Reyes Viejos; y assi para distinguir estos de aquellos, se han llamado, y se llaman Nuevos comunmente. Esta es una verdad sixa en breves palabras. Esto supuesto, quiero aora, estendiendo las velas del ingenio, echarme al mar de otro piadoso sentir. Y aunque dar en algun baxio de la emulacion, pudiera acordarme; con todo me anima vèr,

que tendre desapassionados que me saquen en hombros. F3 DiDigo, pues, que estos gloriosos Reyes, ambos Enriques, y Juan, no tanto se llaman Nuevos por la relacion à los mas antiguos, quanto por la excelencia con que los decorò la novedad. Diganles Nuevos en buen hora respecto de los Viejos; pero sepase, que este titulo, y este apellido de Nuevos, no es como de nuevos de las Universidades, Comunidades, y Colegios, que esse es un titulo, como se sabe, humilde, menospreciado, y abatido. Quien ha de negar, que llamarle à un hombre nue; vo, por hombre de bien que sea, no es decirle un oprobio, ò darle una bosetada? A què nuevo, aunque sea hijo de un Grande, no le miran en una Comunidad, ò en un Colegio, por encima del hombro, y con poca cortesia? Què les cuesta à muchos, especialmente entre estudiantes, redimir la bejacion de nuevos? Los que no alcanzan indulto, què bejaciones, què ascos, què salivas, que pesadumbres no passan? Luego no se ha de creer, que llamar Nuevos à estos Catholicos Principes, es solo por ser los otros mas antiguos ( que suera afrenta notable) sino por aver hecho nuevas hazanas, nuevos hechos, nuevas valentias, nuevas obras, nuevas libertades, y franquezas? Y quando por sola la antiguedad de los otros se llamaron nuevos, en que razon cabia, que passados los años de novicios, no gozaran tambien como los otros de sus antiguedades? Avian de ser estos Reyes de peor calidad, que un Colegial, que un Estudiante, ò que un Frayle? Pues si à estos, passado su primer ano, se les quita, y se les borra el apellido de nuevos; por què nuestros Reyes, y Reyes tan grandes, al cabo de tantos centenares de años, se avian de estar con lo de novicios acuestas, que fuera un sambenito? Luego bien concluyo, que esta novedad que se les aplica, no es la novedad de mas modernos, fino una novedad heroyca, una novedad ilustre, una cosa rara, una cosa nueva? Con un exemplo nos explicaremos mas.

Yà se sabe, que ha avido dos Testamentos, Viejo, y Nuevo, aunque respecto del primero se llama Nuevo el segundo; no empero le damos esse titulo de Nuevo en modo de moderno, ò principiante, sino en modo do mas soberano, de mas resplandeciente, de mas myste-

terioso; pues no ay quien dude las ventajas que hace el Nuevo al Viejo Testamento. (h) En el Viejo Testamento, las promessas divinas eran principalmente temporales; pero en el Testamento Nuevo son espirituales, y eterna. En el Viejo Testamento sus Sacramentos eran de poca fuerza, eran ceremoniales, figurativos, fignificaban gracia, pero no la daban; pero en el Testamento Nuevo son sus Sacramentos eficaces, que contienen, y dan gracia. Mas el Viejo Testamento era pactado solamente con los Judios; ellos solos eran la heredad, con ellos los hablaba; pero el Testamento Nuevo fue nuevo pacto con todas las gentes que recibieren el Evangelio. (i) Luego siendo el Nuevo Testamento tan ventajoso, y preeminente al Vlejo, quien duda, que no se le dà el titulo, y apellido de Nuevo por mas soberano? Demás, que en lo temporal, y en lo espiritual, quando no sue lo nuevo mas lucido, y de mas estimacion? Quando à Dios, y al mundo no diò mas gusto lo nuevo, que las yejeces? Discurramos en quanto à lo divino.

La misma Iglesia lo canta, tratando aun de las ceremonias, y antiguallas del Viejo Testamento. Vayan à fuera (dice) todas las cosas viejas; y sea ya todo nuevo, los facrificios, y cosas de mi casa. (k) Ojeese el Psalterio, y se hallarà en quantas partes David dice, que se le canten à Dios cantares nuevos. (1) Lo mismo advierte Isaias: Cantadle (dice) al Señor un nuevo motete.(m) La Matrona Judith despues de su victoria pide; que se alabe à Dios con nuevos Psalmos, y Hymnos. (n) Aquellos veinte y quatro ancianos, que al tiempo que abriò el Cordero el Libro de los siete Sellos, se postraron à sus plantas; y al compàs de sus cytaras sonoras, empezaron à cantar (dice San Juan, que fue quien lo viò) que cantaban un Cantico, ò Motete nuevo, y ann lo refiere à la letra, por ser cantar tan nuevo, que jamás en el Cielo se avia oido. (o) Luego passa mas adelante el Evangelista, y dice, que viò un Cielo Nuevo, una Tierra Nueva, à la Ciudad Santa de Jerusalèn Nueva, y al que presidia en el Trono, que dixo: Adviertan, que lo hago todo nuevo.

En quanto à lo humano, quien duda, que este renombre de Nuevo no se dà en todas materias à lo mas

(h) Mira à Suarez de Vița Christi disp. 37. 9.46.

(i) Maldonat.in Matth. c. 26

(k)
Ecclesia in
Officio Corporis Christi.
(1)

Pfal.32.105.
107.149.
(m)

Ifai, cap. 42. (n) Judith C. 16.

v

(0) Apoc. cap, 5. & cap.21. primoroso? A lo mas bien acabado? A lo mas lucido? A lo mas bien hecho? Esta casa, esta viña (se suele decir, para abonarla, ò loarla) està nueva. Esta joya, este escritorio, este vestido es samoso, porque es nuevo. A un concepto, à un discurso, con darle nombre de nuevo, se engrandece. Una Comedia nueva tiene vinculado el rumbo de mas primor, y de mas gusto. Hasta una Missa nueva, siendo siempre un mismo Sacrificio, se añade con el titulo de nueva un no sè què de autoridad, y grandeza. Y finalmente, què mas prueba, que el proverbio vulgar, y tan trillado: Que todo lo nuevo aplace? Luego queda probado bastantemente con estos exemplos, que el apellido, y titulo de Nuevos, que se les da à nuestros Reyes, es hacerlos mas grandes, mas singulas

res, mas famosos, mas eternos?

Y si me replicare alguno, que no se ajusta bien el simil que he traido de los dos Testamentos; porque, si como hemos dicho, el Testamento Nuevo se aventaja al Vies jo, porque aquel todo era figurativo, todo señales, todo ceremonias; y estotro todo es espiritual, todo eterno, todo eficaz, todo gracia: luego serà decir, que los Reyes Viejos de Toledo fueron folo una apariencia, una señal, una sombra de los nuevos? Satisfago, que el simil, y el exemplo que se trae para comprobacion, no ha de ser tan adequadado, que se iguale en todo, y por todo à la cosa que se prueba, basta que se assimile, y se parezca en algo. Y assi, dar por mas excelente el apellido, y renombre de Reyes Nuevos, que el de Reyes Viejos, de una, y otra Real Capilla, no es decir, que los Viejos fueron menos señalados, menos nobles, sino que al modo de los dos Testamentos, los Nuevos son los que privan, los mas estimados, y los que mediante su memoria; permaneceran eternos. Grandes Patriarcas, Profetas fenalados, varones ilustres tuvo el Viejo Testamento. Un Abrahan, un Isaac, un Jacob, un Moysès, un Jeremias; un Samuel, un David, un Josue, un Judas Macabeo; todos hicieron cosas excelentes, hazañas raras, hechos valerosos; pero hasta que llegò lo nuevo del Evangelio, estuvieron arrinconados, y metidos allà en unas mazmorras. La novedad de la gracia (que es el Eyangelio) vino

vino à honrar, y dar mas lustres à los que fueron despues, à un San Pablo, à un San Pedro, à todo un Apostolado. Lo nuevo, como era cosa de gracia, les hizo (como acà decimos) la barba, y el copete, y por nuevos duran, y duraran siempre; pues solo se reza de ellos, y à los otros, quando mucho, con una Conmemoración al año les paga la Iglesia. Casi al mismo tenor, pues, grandes, heroycos, y Augustos fueron los Reyes Viejos de Toledo. Solo Don Alonso Septimo ( à Octavo, segun otros ) de este nombre, que fue el que con autoridad del Papa Eugenio Tercero, se coronò Emperador de España por mano de Don Raymundo, Arzobispo de Toledo (añadiendole à esta nobilissima Ciudad el troseo de mas lustre) solo este Rey, digo, hizo hazañas merecedoras del mas augusto laurel; avassallò, y hizo sus tributarios à los Rez yes de Navarra, y Aragon. A todos los Reyes Moros de Cordova, y Granada, Murcia, y Sevilla, hizo le rindiessen parias. Ganò à Almeria, y entre los muchos despojos, ganò aquel rico plato, hecho de una esmeralda, en que cenò el Cordero Christo la noche de la Cena.(p) Joyaes, que vale un millon, fuera de lo inestimable de la reliquia. Cupole à Genova por Patria, porque ayudò fusReyesGoà la batalla. Don Sancho el Deseado, en un año solo que dos, disc. 5, reynò, diò muestras, y hizo cosas de Principe esclareci- lib. 4. do. Don Sancho el Bravo, si no obscureciera en algo sus hazañas, con el feo lunar de averse revelado contra su padre, pudieran escrivirse en el Catalogo de las mas memorables de la Europa. Enterraronlos, pues, à lo antiguo, y à lo viejo en la Santa Iglesia, en la Capilla, que detràs del Altar mayor hizo fabricar el Rey Don Sancho ... ( como queda notado ) con magnifico aparato, con honras muy sumptuosas; mas sin ninguna cosa de novedad. que hiciesse notables sus entierros. Hasta la renta de la Capilla, y de sus Capellanes la dexaron fundada sobre el pecho que pagaban los Judios. Aun esto tuvo tambien de vejez. Succeden al cabo de muchos años nuestros Nue vos Reyes, y hacen, y ordenan en vida, y en muerte coa fas tan nuevas à lo Christiano, y piadoso, quanto no can yeron jamàs en pensamiento, ni memoria de todos sus progenitores, y ascendientes. Enrique Segundo ordena

(como và diximos) que para su entierro se haga otra nueva Capilla en aquel lugar, y sitio, donde anduvo la Madre de Dios, quando baxò del Cielo à visitar á Ildefonso. Què novedad tan piadosa, tan Catholica, y Christiana! Su hijo Don Juan Primero discurre, establece, v manda, que las edades, y los años no se cuenten yá mas por las Eras del Cesar, sino por los de la Encarnacion de nuestro Señor Jesu-Christo. Que Principe Christiano diò, ni discurriò en tan nuevo assumpto? Enrique Tercero confiderando, que la renta de esta Noble, y Real Capilla, estaba resvaladera sobre tan mala canalla, al primer bayben que viò, ponela, y fixala sobre sus Tercias Reales, y suplica al Pontifice, que lo apruebe, y perpetue. Que novedad tan util, y provechosa! Novedades, pues, tan zelosas, y Christianas, han adjudicado por blason à estos Serenissimos Principes el titulo de Nuevos; y al modo que la novedad del Nuevo Testamento ( que fue la nueva Ley de Gracia ) hace que sus Santos nuevos sean mas reverenciados, y aplaudidos, que los de la Vieja Ley ; assi en cierto modo, en mi sentir, la novedad, y lo nuevo de nuestros Reyes (que fueron aquellas fantas disposiciones) hace que ellos, y su Real Capilla se ayan alzado con todo lo soberano, con toda'la grandeza, con toda la Magestad, como lo dice en su Real Provision de las Constituciones el Emperador Carlos Quinto, de gloriosa memoria: Que la autoridad, y rentas de esta Real Capilla es tal, que ni en estos Reynos, Constitutio- ni fuera de ellos, no se balla otra cosa mas insigne. (9) Es la nes de su Real verdad, porque serà siempre eterna lo que durare el Capilla, c.i. mundo, por tener sus rentas solidas, y sixas en las Tercias Reales de la Iglesia. Y assi veinte y seis Capellanes afsisten cada dia à las Horas, y Sufragios, celebrando por las almas de estos Principes tanto numero de Missas. Pero de los Reyes Viejos està tan olvidada la memoria, que apenas se acuerdan de ellos, sino es el dia de la Conmemoracion universal de los Difuntos. Vease, pues, lo que và de Reyes à Reyes, y si son los Nuevos

(a)

los mas foberanos, y los de mayor renombre.

## CAPITULO II.

EN QUE SE EMPIEZA LA HISTORIA DEL esclarecido Rey Don Enrique Segundo de este nombre, y Primero de los Nuevos, que yacen en la Real Can pilla de la Santa Iglesia de Toledo.

UE Don Enrique hijo del Serenissimo Rey de Castilla Don Alonso el Onceno, y de Doña Leonor de Guzman; y aunque suera de matrimonio, tan legitimo imitador de la nobleza, y hazañas de su padre, que vino à succederle en la Corona, ganada à suerza de trabajos, afanes, y fatigas, como fe iràn tocando en el difcurso. Muriò el Rey Don Alonso herido de peste, estando fobre Gibraltar en el año de mil y trecientos y cinquenca, y en los mismos Reales se alzaron los pendones por el Principe Don Pedro, su hijo legitimo, y de la Reyna Doña Maria, hija del Rey Don Alonso de Portugal. Madre, y hijo se hallaban à la sazon en Sevilla, quando les llegò la nueva triste, mezclada, en quanto à Don Pedro, con el gozo de la herencia, que esto de heredar, y mas una Corona, siempre alivia, y aun consuela las muertes de los padres. De quince años, y siete meses empuño Don Pedro el Cetro, quando ya, porque lo queria mandar todo Don Juan Alonso de Alburquerque, fu Ayo, y fu Valido; yà por fer fu natural rigido, y belicoso, se comenzaron à levantar en Castilla los mayores torbellinos, desassosiegos, y parcialidades, que jamas se han visto. El Nuevo Rey, que por comenzar desde luego à derramar fangre, y à executar sus venganzas, ganò con el vulgo el titulo de Cruel; cizañeado, y atizado ( dicen ) de la Reyna su Madre, comenzò à mostrarfe odioso con todos sus hermanos, que eran nuestro Don Enrique, Conde de Trastamara; Don Fadrique, Maestre de Santiago; Don Fernando, Señor de Ledesma; y Don Tello, Señor de Aguilar (titulos, que en vida les avia dado su padre ) como eran estos Infantes hijos de la yà nombrada Doña Leonor de Guzman, con la qual

Libro Segundo, Cap. 2.

92 estuvo siempre la Reyna à matar de zelos: vista aora la ocasion, assi en madre, como en hijos, empleaban sus enojos. Mirabalos el Rey, como à bastardos, no con el cariño que engendra la hermandad; y assi ellos advertidos, comenzaron à buscar guaridas en que assegurarse. A su madre, que con acuerdo de sus deudos, haciendo de la necessidad virtud, se sue à Sevilla, la prendieron luego al punto. De alli la llevaron à Talavera, que era Señorio de la Reyna, de donde le quedò ( dicen) llamarse Talavera de la Reyna: en la qual Villa el Rey la hizo matar con harta lastima, y dolor de los que vieron, y supieron el sucesso. Assi vengò la Reyna los zelos, y los enojos, que la avia dado en vida de su marido; y si el color que daria à su venganza, seria la incontinencia de aquella infeliz señora, no le faltarà à ella semejante castigo del Rey su padre, por verla tambien lie viana, y poco honesta. Mire cada uno como mata, ò como ofende, porque por los mismos filos suele dar Dios

el castigo.

A la fortaleza de Algezira se avia retirado Don Enrique, donde considerando los riesgos que le amenazaban de un Rey mozo, aunque hermano, arrojado, cruel, y vengativo, armandose de prudencia (dòn que el Cielo le diò grande, y con que arribò à las dichas) procurò casarse con muger, que le acarreasse valedores, y allegados, que le hiciessen lado, y le diessen calor en lo que podia ofrecerse. No sue mal arbitrio para de un Infante mozo. Avia puesto los ojos en Doña Juana Manuel de la Cerda, hija de Don Juan Manuel, Señor de Villena, y Adelantado del Reyno de Murcia, y de Doña Bianca de la Cerda y Lara, Dama, que assi en linage ( pues era sangre Real por ambos abolorios) como en prendas personales, hermosura, discrecion, y entendimiento, cra merecedora del laurel, con que andando el tiempo la coronò su fortuna. No menos aficionada estaba Doña Juana de Don Enrique, que èl enamorado de ella, que para el yugo de dos buenos casados no ay mejor, ni mas fuerte coyunda, que la conformidad de voluntades. Con toda priesa, pues, ( que quando corre riesgo la dilacion, no ay cosa como apretar la diligencia ) ajustò Don Enrique el casamiento, temeroso (dicen) de que su hermano se le alzasse con la prenda, que al parecer, el Rey galanteaba tambien à Dona Juana, y la queria para sì; v aqui, à mi sentir, sue donde esta señora mostrò mas su discrecion; pues aunque veia, que en el Rey podia interessar la Corona, y en Don Enrique el titulo solamente de Condesa, viendo que en lo uno avia mucha duda, y que arriesgaba su honor, y en lo otro tenia mucha ccrteza, de que no la faltaria Don Enrique, se resolviò bizarra à negarle toda al Rey, y à ofrecerse toda al Conde, abrazando (como dicen) lo cierto por lo dudoso: galante capricho, y eleccion prudente. Aunque el Rev dissimulò el caso, no tanto, que dexasse de verse en las acciones el veneno de su enojo. Muy gozoso se hallaba Don Enrique con su buen empleo, quando las nuevas lastimosas, de que en Talavera, como queda dicho, avian muerto à su madre por orden del mismo Rey, y en Burgos à Garcilaso de la Vega, Adelantado de Castilla, sin mas delito, que ser de la faccion de Don Juan de Lara; temeroso de otro tanto, trato de huirse à las Asturias, que en semejantes reboluciones siempre sue la suga el mejor remedio. Y aunque su suegro era tan poderoso, y tenia muchos Grandes de su parte, vino bien en esta aufencia, hasta vèr, y averiguar lo que el tiempo descubria. Despecido, pues, de su reciente, y cara esposa, con la lastima, y dolor, que dexa entenderse, se sue à buscar el asylo de los montes; y teniendose aun alli por poco seguro, se passò à Portugal, à ampararse de aquel Rey. Diòle muy buena acogida Don Alonso, y tratòle como à hijo de su yerno, y como à hermano del que era niero suyo. Escuchòle sus lastimas, y quexas, y las crueldades, y rigores con que el Rey su hermano procedia. Ins formado bien de todo, ofreció reconciliarlos, y para ello fue à verse con el Rey à Ciudad Rodrigo. Tuvo alli sus platicas con el, y rogandole, y acariciandole, como à nieto suyo, hijo de su hija, le pidiò muy encarecidamente, que mirasse, que todos se quexaban de sus rigores, de su austera condicion, de sus malos tratamientos; que refrenasse aquellos verdores de la edad lozana; que tratasse con afabilidad à sus vassallos; que no los desavie niellei

niesse; y finalmente, que con sus hermanos, pues eran al fin hijos de su padre, tuviesse mucha concordia; pues à nadie mejor que à ellos, como sangre suya, podia tener para sus necessidades. Por postre le pidiò, y rogò perdonasse à Don Enrique, si avia andado errado en al-

guna cosa.

Oyò Don Pedro al Abuelo modesto, y mesurado, rebentando Magestad, y altivez, y casi sin dar satisfacion à los cargos que le hacia, le vendiò por una merced muy grande el perdon de Don Enrique. Assegurado de ello, se bolviò el Conde à Castilla (que assi le nombrarèmos muchas veces; porque no dude el Lector, ni se embarace.) Bolviose, digo, el Conde à los brazos de su esposa, al tiempo mismo que el Rey se comenzò à enlazar en los de Doña Maria de Padilla, hechizado de su beldad, y cautivo de su ingenio. Era esta Dama discreta sumamente sobre hermosa, prendas bastantes, para cautivar la voluntad de un galan joven. En cuerpo pequeño la depositò el Cielo habilidades, y gracias, merecedoras de mas feliz empleo ; que aunque el del Rey era grande, y procurò honestarle, con darla, como la diò despues, titulo de muger; con todo, por estar và desposado con la Reyna Doña Blanca, siempre la mirò el Pueblo como amiga. En la Villa de Sahagun, bolviendo de sossegar las Asturias, topò con este embarazo, ò este hechizo, en la Casa de Don Alonso de Alburquerque su Privado, por ser doncella, entre otras, de su muger. Juan de Hinestrosa, Tio de la Dama, sue, dicen, el tercero en estos tratos con el ojo al interes. Accion indigna de la nobleza, por mas capas que quieran echarle de Magestad; que à un Principe và casado, son brindis muy feos, cortejarle con hermosuras, pues solo vienen à ser tropezaderos para su ruina: assi le sucediò à Don Pedro, pues de este principio le vino todo su dano. Embriagado en estos amores, despreció à la Reyna Doña Blanca, dexandola en Valladolid à la primera noche, que despues de celebradas las bodas, estuvo con ella; y yendose à Montalvan con la amiga, sin que ruegos, amonestaciones, ni lagrimas de su madre bastassen à impedirlo. De esta desatencion levantò la malicia sus faltos rumores, y

puso dolo en la honestidad de la Reyna, que esto se llama anadir maldad à maldad. Presumieron maldicientes, que dexarse à una Reyna, moza, y hermosa, à la primera noche de nobio, era averla hallado alguna falta; y sospecharon tambien del Infante Don Fadrique, Maestre de Santiago, y hermano del mismo Rey; siendo assi que el no sue à Francia por ella. Bien sabia el Rey la verdad de lo que procedian sus desvios, y que nacian de tener el alma enagenada en otra parte; y con todo, para disculpar sus yerros, y executar sus crueldades contra sus hermanos inocentes, daba lugar à hablilla con tanto daño, y desdoro de tercero.

Avianse hallado à las bodas del Rey nuestro Conde Don Enrique, y su hermano Don Tello; y aunque mas de fuerza, que de grado, contemporizaron con el, yendo en seguimiento suyo hasta Montalvan: con todo, considerando la mala sonada que avia, y lo que murmuraba rodo el comun, de ver al Rey tan loco de enamorado, bolvieron sobre sì, y trataron de hacer, que se reduxesse à lo justo, y hiciesse vida maridable con la Reyna, y que no les diesse tanta mano à los Padillas, pues eran yà los que lo mandaban todo. Aliaronse con Don Juan Alonso de Alburquerque, que avia yà caido de la privanza, y huidose à Portugal, que estos son los juegos de la fortuna; pues quando Doña Maria de Padilla no era mas que una Doncella de su casa, y el mandaba al Rey, y al Reyno, aora por ser ella amiga del Rey, se miraba desvalido, y desterrado, y ella mandandolo todo. Vino Don Alonfo bien en hacer liga con los Infantes, y por su parte cada uno grangearon los amigos que pudieron. Tomaron su voz muchas Ciudades, en especial la Imperial Toledo, sentidos muy à lo noble sus Ciudadanos de los desatinos del Rey, y lastimados del desprecio, y de la afrenta de la Reyna Doña Blanca. Cordova, Cuenca, y Jaen, hicieron otro tanto. Hasta las dos Reynas, madre. y tia de Don Pedro, siguieron el mismo rumbo, por ver si con este torcedor podian desassitle del amoroso hechizo de la Padilla. La enmienda que puso el Rey, sabidos estos tratos, sue embiar à Juan Fernandez de Hinestrosa, el buen tio de Dona Maria de Padilla, y el que ajustò sus

amores (como diximos) à que traxesse presa al Alcazar de Toledo à la Reyna Doña Blanca, desde Medina del Campo, donde passaba la santa señora sus cuitas, y lloraba su desgracia. Lucgo enderezò la proa contra su hermano Don Fadrique, que en Segura de la Sierra estaba pertrechado. Quiròle el Maestrazgo de Santiago, y hizo se diesse à Don Juan de Padilla, hermano de su amiga; assi como el de Calatrava se le avia dado al otro hermano Don Diego, fin otros cargos, y oficios, con que à ambos los tenia ricos, y poderosos. A Don Tello le avia quitado tambien el Señorio de Vizcaya, que le tocaba por Dona Juana de Lara su muger, y se le diò à Don Juan, Infante de Aragon, su primo; de suerte, que en vez de premiar à sus hermanos, les quitaba los oficios, y, Señorios, que les dexò su padre, con que los tenia agraviados, y sentidos. Aliados, pues, con los mas de los Grandes, trataron con todas fuerzas de reducir al Rey à lo honesto, y à lo justo, que dexasse la amiga, y habitasse con la Reyna. Grandes devates huvo sobre el caso en Tordesillas, en Toro, y en Toledo, donde la Reyna Dona Bianca apellidaba sagrado en su Santa Iglesia, defendiendola los Toledanos valerosamente. Nuestro Don Enrique, y Don Fadrique su hermano, se entraron en la Ciudad con toda su gente, para ayudar à lo mismo. Pero les fue fuerza huir, quando supieron que venia el Rey con copioso exercito sobre ellos, y que dentro de la Ciudad avia muchos Cavalleros, que se tenian por el, y otros neutrales, que estaban à la mira, para ladearse à lo mas bien parado. Huyeron, pues, como digo, y el Rey despico su enojo, con hacer degollar à algunos Cavalleros, y muchos Ciudadanos. Hizo prender al Obifpo de Siguenza Don Pedro Gomez Barroso, varon en los derechos muy insigne, porque favorecia la causa de la Reyna, à la qual embio presa de alli à la Fortaleza de Siguenza, pareciendole, que Toledo no erabuena para carcel, segun se apiadaban de ella.

Quien duda, que Don Enrique (fegun lo que siendo Rey) dispuso en su tastamento, aviendo entrado en el sagrado Templo à visitar, y consolar à la Reyna lastimada, y à ofrecerla su savor, andando mirandole, y

passean-

de

passeandole, Catholico, y devoto, al llegar al angulo, donde, como queda tratado, descendiò la Virgen, mostrandole por señal, y testimonio aquella sagrada piedra en que avia puesto sus divinas plantas: Quien duda, digo, que en esta sazon, y al llegar la nueva, y alboroto de que el Rey, su hermano, llegaba yà à la Ciudad, sediento por su sangre, no se postraria de rodillas, y puesta la mano en aquella piedra, ungida, no con aceyte, como la que erigiò allà Jacob, sino con el contacto de aquellos pies Celestiales de Maria, no diria lastimado, y tierno: Dios, y Señor mio, que amparas al inocente, y humilde, y humillas al poderoso, y sobervio; pues sabes, como Sabiduria eterna, mi animo, y mi intencion; y que por huir las iras, y rigores de mi hermano, me resuelvo à desnaturalizarme de mi patria, de mis tierras, de mi estado; y lo que es mas, de mi esposa, vendome à estrañas Provincias: suplicote, que me ampares, y defiendas, y me libres de trayciones, que à ley de agradecido, si mudandose las cosas, me bolviereis à mi casa con honra, vida, y salud, yo prometo à tu Divina Magestad erigir, y levantar sobre esta piedra una eterna memoria, una fabrica insigne, un Panteon primoroso, donde perpetuamente à ti, y à tu Soberana Madre, os consagren, y ofrezcan sacrificios, y alabanzas cada dia: Que si alla en Bethel contemplò Jacob aquella Escala, descendiendo, y subiendo Angeles por ella, y era, dicen, symbolo mysterioso de la Serenissima Maria, yo mas realmente contemplo à la misma Maria, Reyna de los Angeles, baxando, y subiendo desde el Cielo Empyreo à este suelo dichoso, bendito, y santificado con sus pies divinos. Ea, Señor, si Jacob puso la piedra por recuerdo, y por señal, que cumpliria, yo en esta mas feliz piedra pongo, no solo la mano, en fee de mi promessa, sino los labios tambien, el corazon, y los ojos.

Piadosamente se puede creer, que si no con las palabras, con la consideracion por lo menos, diria este Principe, y prometeria à Dios cosas como estas, la primera vez, que para amparar à la Reyna Dosa Blanca, su inseliz cunada, puso sus pies en la Santa Iglessa 98

de Toledo. A lo menos, el recuerdo, y devocion que mostrò à este lugar, quando se viò mejorado de forruna, lo indica; y lo manifiesta. Despues que en Toro, donde se hallaba con la Reyna Madre, viò, que aviendo entrado el Rey por puerta que le abriò la traycion de un Ciudadano, hizo una cruel carniceria en algunos Cavalleros principales, al modo que en Toledo, fin que el respeto, y atencion de estàr su madre delante, loimpidiera, se resolviò prudente à escarmentar en cabeza agena, y no aguardar à vèr en sì lo que veia por los otros. Huyose à Galicia, y desde alli passò à Francia, donde hallò todo agassajo, y cariño, y todo quanto pidiò. La Reyna tambien, aviendole echado con todo conato terribles maldiciones à su hijo, no quiso parar mas en Castilla. Acogiòse à Portugal à vivir al lado del Rey Don Alonso, su padre, y de Don Pedro, su hermano, los quales pundonorosos, sabiendo que andaba algo divertida, la dieron un bocado con que despacharla. El peligro que temiò en el hijo, le hallò entre padre, y hermano. El Maestre Don Fadrique no quiso seguir los passos del Conde : pareciòle que era mucho miedo, y confiose en que nunca el Rey le tiraria à la vida. Anduvo desatento, lo que Don Enrique de acordado; porque dexados aparte los desafueros de aver hecho ligas, y armas contra el, por mas honestos que fuessen los pretextos, debian rezelar cada uno, que le tenian ofendido en el honor, y en el gusto: sì bien era falses dad lo del honor, que era la hablilla que levanto la maldad del Maestre Don Fadrique con la Reyna Doña Blanca; pero en fin yà se dixo, y para sentirlo un Rey esso basta: Don Enrique, si no en el honor, le diò una lanzada en la voluntad, quando le soplò la dama, con quien el Rey, antes que mirasse à la Padilla, estaba bien casado. Escozores, pues, semejantes, y mas en un Rey, y Rey como Don Pedro, pundonoroso, cruel, y vengativo, no se sanan, ni se curan el causador à la vista: aun muy ansente, y retirado duelen que rabian. Con mucha brevedad lo mostrò la experiencia; pues por andar Don Fadrique à ojos del Rey, y tras de sus llamamientos, muriò de confiado, regando con su sangre

el Alcazar de Sevilla: muerte la mas tragica que vieron las edades, y espectaculo el mas horrendo que viò la crueldad. Y por rezelar, temer, y huir Don Enrique, se salvò de los peligros, y vino à empuñar el Cetro.

## CAPITULO III.

DE LO QUE LE SUCEDIO A DON ENRIQUE en la jornada de Francia, como se confederò con el Rey de Aragon, y le llevaron de Castilla à la Condesa Doña Juana, su muger, à burto, y con disgusto del Rey Don Pedro.

PRudente, y avisado, y à buena sazon, y tiempo, huyò el Conde los riesgos, que la crudeza del Rey le amenazaban. Recibiòle el Rey Francès con todo cariño, y al tanto todos los Grandes, especialmente Pedro, Duque de Borbon, padre de nuestra Reyna Doña Blanca, le cortejaron alegres: lo uno, por aver sacado la cara en desensa de la inocencia ofendida: lo otro, por averle menester para la jornada, que tenian entre manos contra Inglaterra. Por ambas cosas se dieron por muy contentos del nuevo huesped, con que desde luego quisieron, como acá decimos, que ganasse la comida, gages, y sueldo, que el Rey avia mandado dàr à todos sus Soldados, Cavallos, y Peones. Don Enrique, que era muy agradecido, al passo que valiente, tuvo à dicha hallar en què emplear lo bizarro de su animo, lo fino de sus deseos. Acompaño, pues, al Rey, con toda la flor Francesa, en la batalla famosa, y harto memorable de Potiers, en que èl solo fue dichoso de escapar con vida entre montes de difuntos, que quedaron tendidos en el campo, y en ellos personages de gran cuenta : el buen Duque de Borbon : el Señor de Durazo: el Condestable de Francia, y otros muchos; y el mismo Rey prisionero, y uno de sus hijos. Quedò con esta perdida muy quebrantado el Reyno, muy sobervio el Inglès; y el Navarro, folrandose de la prition en que el Francès le tenia, grangeò con la rebuelta todos los partidos, y condiciones que quiso. Nuestro Don Enrique, como deciamos, saliò libre de la refriega, si bien lastimado, y triste, viendo que por todas partes no le hacia buena cara la fortuna: mas consolole el Cielo con una ocasion famosa de brindarle el Rey de Aragon con famosos partidos, porque le ayudasse contra Don Pedro, su hermano, que sobre la toma de dos Galeras Genovesas avia roto las paces, y declaradole la guerra. Dabanle todas las Ciudades, y Villas, que avian sido de Don Fernando, Infante de Aragon, y sueldo ventajoso para seiscientos Cavallos, y otros tantos Infantes, que anduviessen debaxo de su Vandera. Pedianle por esto se desnaturalizasse de Castilla, y hiciesse pleyto omenage de ser perpetuamente vassallo, y amigo del Rey de Aragon. Uno, y otro abrazò con gusto Don Enrique, pareciendole, que adelantaba sus cosas infinito. Juzgaba bien, pues esta fue la puerta de irse haciendo Sobe-

rano, y de tomar buelos para la Corona.

Comenzada la guerra entre Castellanos, y Aragoneses, trataba cada uno de sitiar, y ganar las Plazas que podia; pero nuestro Don Enrique, mañoso, y sagaz, procuraba atraer à su partido muchas voluntades de la patte contraria, que servian mal contentos: entre otros fueron Don Juan de la Cerda, y Alvar Perez de Guzman, yernos ambos de Don Alonfo Coronel, Señor de Aguilar, à quien el Rey poco tiempo antes le hizo quitar la vida, y los Estados. Estaban casados estos Cavalleros con Doña Maria, y Doña Aldonza, hijas del difunto. A la Doña Aldonza la avia el Rey galanteado, y procurado por fuerza quitarfela al marido, cuyo agravio, con la fangre vertida del suegro, reciente, aun en los ojos los tenia, al passo que ofendidos, descontentos. Prevalecia mucho el de Aragon con estos socorros. El Castellano bufaba de corage contra Don Enrique; viendo que era el principal caudillo de los aliados; pero como tenia en su poder à la Condesa Dona Juana, estaba con esperanzas de que mudaria su hermano de designio, ò le daria con ellatoda pesadumbre. Por este respeto, si no presa del todo, la tenia en Sevilla casi restada. Vengabase lindamente de èl; y de ella: de èl, por los disgustos que le hacia : de ella, porque despreciò su amor: bra-

brasa, y rescoldo, que por mas que lo dissimulaba, no lo podia sacudir del pecho. Los recelos, los miedos, los sobresaleos que passaba la buena señora, sabiendo, y conociendo la fiera condicion del Rey, sus arrojos, sus

crueldades, no pueden ponderarle, ni escrivirse.

Era Doña Juana, sobre las gracias de hermosa, y entendida, que diximos, muy timida, y cobarde: de un corazou muy fencillo, y de una condicion muy noble: muy caritativa, muy christiana, y muy llena de virtudes: prendas, que quiza fueron la mayor parte para ponerla en la altura en que vino à verse. Veia, pues, señales, è indicios, que à otra mas animosa, y alentada la hicieran temer: la prisson, y muerte de Dosa Leonor de Guzman, madre de su marido: la prisson de una en otra Fortaleza de la Reyna Doña Blanca:la prision de la Reyna Doña Leonor, madre de los Infantes de Aragon, y tia carnal del mismo Rey : la prision de Dosa Isabel de Lara, y muerte lastimosa del Infante Don Juan de Aragon, su esposo, arrojado, cubierto de heridas, de las ventanas del Palacio de Vilbao, solo porque pidiò el Señorio de Vizcaya, que le tocaba por su muger : la tragedia del Infante Don Fadrique, hermano de su esposo, rebolcado entre su sangre en el Alcazar de Sevilla: muertes de los mas grandes Cavalleros à cada passo. Viendo, pues, à los ojos todas estas cosas, prisiones, alevosías, desafueros, y todo por menos causa, que la que daba al presente Don Enrique, pues hecho à la parte del Rey de Aragon, daba guerra al Rey su hermano: estaba esperando por instantes una prisson, ò una muerte. Sobresaltada siempre, ni en la mesa, ni en el lecho podia tener quietud: cada bocado, y cada rato de sueño era con pension de sustos. Y no dudo, de que su virtud, y santidad la libraron de un fracaso: sus oraciones continuas, sus ayunos, sus limosnas, ponian velo sin duda à la indignacion del Rey, para que no viesse, ni reparasse en ello. A mi juicio, fue cosa de milagro salvarse esta señora de sus manos; y yà que los Historiadores anduvieron cortos en no declarar las circunstancias de como passò, es forzoso, que à lo menos digamos, como seria, y passe por conjetura, para quien quisiere curioso censurarlo.

**G** 3

Con los mismos remores, y recelos que se hallaba en Castilla la excelente Doña Juana, se hallaba tambien en Aragon el Conde su marido: las almas de los dos tan unidas; y conformes, eran correos, que de una parte à otra se avisaban los riesgos que temian. Lo que la Condesa recelaba en medio del peligro, atormentaba à Don Enrique en la distancia, y ausencia. Ella peusaba, y decia cada instante : Ay ! si mandarà el Rey prenderme? Ay de mi! si harà matarme? Què ruido es el que suena? Quien ha llamado? Quien viene? El al passo mismo imaginaba: Ay! que serà de mi esposa? Como estarà Doña Juana? Què harà mi amada Condesa? Ay! si la avrà preso el Rey? Si querrà despicar en ella sus enojos? Si me la querrá matar à pesadumbres? Que avrà sucedido? Que avrà passado? Con causa menos urgente se podia temer, v recelar esto, v mucho mas de la crueldad del Rey Don Pedro. Atormentados, pues, de esta manera, passaban, y sentian cada uno en su parage su dolor, quando abriò camino el Cielo, para aliviarles quebranto tan sensible. En la meyor congoja, y apretura se hallaba un dia la Condesa (porque la lealtad del corazon quizà la anunciaba el riesgo) las lagrimas tan-à hilos, que apenas el lienzo bastaba à enjugarlas los suspiros tan destemplados, que và en toda la casa no cabian, quando viò entrar por sus puertas à un criado de su esposo, llamado Pedro Carrillo, Cavallero noble, muy leal, y muy animoso. Contola el designio con que iba, que era de sacarla de la Corre, y del Reyno, y llevarsela à Aragon, donde su señor estaba. Sobrada bizarria en camino tan cerrado, y peligrofo; pero què no atropella la lealtad, y vence la industria? Que la sacò, en fin, del poder del Rey, y se la llevò al Conde, dice la Historia; pero el modo, la traza, y el ardid dexoselo al discurso; pues discurramos.

Al escuchar la Condesa nuevas de tanta alegria, como que venian à llevarla con el Conde, enjugaria el llanto, aprisionaria los ayes, enmudeceria los sollozos: Pensaria (claro esta) ò que se avia ganado del Rey indulto para ello, ò que vendrian dos, ò tres mil de à cavallo. Preguntariale al Catrillo la disposicion: diriala su pensamiento, sundado en sola traza, que es la que en los

peligros puede mas que las fuerzas. Aqui fue el llenarse la Condesa de nuevos temores : aqui el dispertar sentimientos, y bolver à batallar con los cuidados. Confolòla, y animòla el Carrillo grandemente. Confiò el fecreto de pocos (la mayor cordura) midiò, y tanteò las jornadas, hasta entrar en Aragon: las partes donde se avia de hacer noche, eligiò fuessen Aldèas, y pequeñas Caserias: en cada una de estas puso, à la deshilada, espias, que zelassen, y guardassen: à ninguno diò cuenta de quien avia de hospedarse, mas de que era un Cavallero, que passaba à Burgos. A los criados de casa, de quien tuvo satisfaccion, como à llaves principales del secreto, encargòles no hiciessen en ocho dias la menor mudanza, sino que entrassen, y saliessen al quarto de la Condesa, que hablassen, ò lo singiessen, dando, y recibiendo qualesquier recados, salvo el no dar à nadie puerta : industriòlos à todos lindamente, enfayolos, juramentolos, y pa-

gòlos, que todo es menester en tales lances.

Esto assi dispuesto, sue forzoso, para poder sacar à la Condesa de Palacio, valerse de una de dos trazas, ò quizà que se valiò de ambas. Al passo que iba arriesgado, iria de todo prevenido. Diriala, pues, à la Condesa: supuesto, señora, que vuestra libertad, y aun vuestra vida, segun anda el Rey de encarnizado, y cruel con vuestras cosas, la considero en un hilo: si os estais queda en la Corte, no estraneis el que os aventure, y arriesgue con mi industria, para sacaros de aqui; pues de dos peligros, uno cierto, otro dudoso, mas vale arrojarnos à las dudas de un lance, que estarnos à las certezas de una muerte, ò una desdicha. Vuestra virtud serà el norte que nos guie; mi industria, y mi valor serà el baxèl que os saque en ombros: solo os suplico, que animeis el corazon, que os revistais de brio, y dexeis los mugeriles temores. Armad el pecho de un varonil aliento, que en juegos de la fortuna, quando và embidado el resto de la honra, y de la vida, aunque es muger, se hace muchas veces hombre. Assi, V. Exc. si quiere ganarse, sepa hacerse hombre tambien, para llegar à los brazos de mi dueño, donde la pienso poner, à pesar de la desgracia. La mayor dificultad es ponernos en la calle, y salir por la Puerta de la

104 Libro segundo, Cap. 3.

Ciudad sin ser conocidos. Para esto he prevenido esta industria: V. Exc. se vista al punto este trage, y aderezo de villana, y con unas dos, ò tres, que de essa primera Aldèa tengo prevenidas, sin darlas à entender mas de que es una como ellas la que ha de acompassarlas, se saldra en su compassia, y yo disfrazado tambien irè siempre à la vista haciendo escolta: no ay sino valor, y à ello.

Dudo, que sino es con traza semejante, pudiera este Cavallero lograr su designio: ò discurranto todos los de buen juicio, sabiendo lo enconadas que estaban las cosas entre el Rey Don Pedro, y su hermano Don Enrique en esta ocasion; y que no tenia el Rey torcedor mas fuerte para hacer que assestasse el Conde en sus pretextos, que tener en su poder à Dona Juana; sabiendo lo cuidadoso que andaria, porque no se huyesse, ni se la llevassen; sabiendo lo rondador, que à suer de enamorado, y valiente, era el Rey, y que no avia con el de noche hora segura; y sabiendo, en sin, lo prevenidas, y avisadas que estarian todas las Guardas de las Puertas, para que viefsen, y examinassen à todos quantos entraban, y salian: Pareciendole, pues, à la Condesa buena la traza; sacudiò todos los miedos, hizose à lo varonil, tomò las joyas que pudo, y de mas valor, embolvieronlas entre la ropa rustica de las Aldeanas : disfrazose con asseo en los mismos desaliños : pusole al rostro su embozo, calòse hasta los ojos la montera, quedando à lo villana, vertiendo asseos de hermosura. Abrazò à sus criadas, encargòlas el silencio; y al primer crepusculo de sa noche, quando anda todo de prisa, y todo entre dos luces, montando en una jumenta, y en otras las compañeras rodas de tropèl, y à toda prisa, como quien yà tarde à casa, y tiene mucho que andar, maldiciendo la pereza con fingido enojo, y como cargando, y rinendo al simulado Anton, que las seguia. Iba el buen Pedro Carrillo haciendo de Villano un famoso papel, hablando, y respondiendo à las Villanas en su rustico lenguage. Verà (diria) y la priessa que llevan: voto al non de Dios, que han de acabar conmigo. Ola, Catanla, què diabros os pica, ni què teneis que her, para antubiaros tanto? Mira no cayga essa moza, que es la borzica un dimoño. Anda, Anton (dirian ellas) que vuessa

tardanza nos lleva aborridas. Si podemos llegar temprano, quien nos lo dà llegar à media noche? Dale, Belilla, à essa burra, y mas que regase Anton, ò diga lo que

quixere.

Con todo este ruido, y alboroto, sin reparar, sin mirar, sin detenerse, passaron la puerta, y los Arrabales, dexandose atràs el mayor peligro. En llegando à la Aldèa, donde con todo recato estaban cavalgaduras prevenidas, despedidas, y remuneradas las Labradoras, y mudados ellos de disfràz, la Condesa de hermoso joven, Carrillo haciendo un papel de barba, tomado un bocado, sin aguardar à mas cena, montaron à toda priessa en mulas descansadas, y veloces. Por las veredas, pues, que avia dexado anotadas su cuidado, y mudando à trechos de cavalleria, no pararon un punto, hasta pisar la raya de Aragon, donde avisado ya el Conde de la dicha que le iba, saliò desalado à recibirla, con toda el alma hecha brazos. Los jubilos, los placeres, las alegrias, que dos tan buenos casados tendrian al verse, dexemoslos al discurso, pues por mas que la pluma lo encarezca, no ha de poder pintar lo grandes que ferian. Con traza como esta, à mi sentir, sacò, y quitò este Cavallero Carrillo de entre las uñas del sacre à esta inocente paloma. Y si fue de otra manera, la fineza, y la lealtad, fueron una misma. El rencòr, el enojo, y pesadumbre que recibiò el Rey, quando despues de algunos dias supo que la Condesa estaba con su marido, quedese al prudente discurrir: pues el hacer desgarros, y locuras, sue lo menos. Aqui se acabò totalmente la esperanza de bolver Don Enrique à su obediencia : que eran grandes rehenes Doña Juana, y mucho anzuelo para bolverle à Castilla; pero ella yà en Aragon, y con èl tantos mancomunados, le hizo temblar, y temer. Despicose empero, y vengose en pronunciar sentencia en rebeldía contra Don Enrique, y Don Tello, ambos hermanos suyos, dandolos, y pregonandolos por rebeldes, y enemigos de la patria. Y porque alcanzasse à los Infantes de Aragon, sus primos, parte de su enojo, hizo dar muerte à la Reyna Dona Leonor, tia suya, y madre de ellos, en la prisson en que la tenia puesta: cofa que llenò de horror à una, y

106 Libro-Segundo, Cap.4.

otra Corona. En que verà el curioso si presumi bien, que sue prodigio escaparse Dona Juana de los rigores del Rey, y mas aviendo estado siempre de ella zeloso, y ofendido.

## CAPITULO IV.

COMO DON ENRIQUE COMENZO A VENGAR.
muchas de las crueldades del Rey, los pronosticos que el
Rey tuvo de su muerte, del modo que los pagò, y la
causa por que Don Enrique se bolviò
à passar à Francia.

C Abida por Don Enrique la muerte de su tia la Rey= na Doña Leonor, y el grande sentimiento de sus hijos, lastimado sumamente, tratò à cara descubierta de guerrear à su hermano, juzgandole por indigno de la Corona. Juntò, pues, el mayor sequito que pudo de sus Soldados, y de los Aragoneses, siendo los cavallos hasta setecientos; y encontrandose en las Sierras de Moncayo, y Campos de Arabiana, (memorables en las Hiftorias, desde que aquellos siete Infantes de Lara dos esmaltaron con su inocente sangre) encontrandose, pues, aili con los Capitanes, y Exercito de su hermano, les diò la batalla tan cruel, y sangrienta, como quien pelea ofendido, y lastimado. Con ser los Exercitos iguales, quedò por Don Enrique, y por los Aragoneses la victoria; y los Castellanos, derrotados, y vencidos, dexandose en el campo una infinidad de muertos, y prisioneros muchos, fueron à llevar al Rêy la nueva. Entre los Cavalleros de cuenta que murieron, fue Juan Fernandez de Hinestrosa, tio de Doña Maria de Padilla, y el tercero en sus amores. O, como lo sintiò el Rey! Manisestòlo en una de las mayores crueldades, que executo su saña. Bramando como un toro de corage, y pareciendole, que menos que con sangre que suesse de Don Enrique, aunque fuesse tambien suya, no podia despicarse su enojo, su pesadumbre, y su ofensa, hizo quitar las vidas à dos hermanos suyos, Don Juan, y Don Pedro, hijos de su noble padre, que los tenia presos, y restados en la Villa de Carmona. Quien viò, ni leyò en Anales mal-

dad semejante! De suerte, que à cada pesadumbre que le daba Don Enrique, buscaba sangre suya que poder derramar, de madre, tia, y hermanos. Causò tal horror en toda la Nobleza la muerte de estos Infantes, tan sin culpa, que infinitos Cavalleros, temiendose otro tanto; se passaron à Aragon, desamparando sus casas, y sus haciendas. Los ptincipales fueron Diego Perez Sarmiento, Adelantado Mayor de Castilla, y Pedro de Velasco, tan noble, y rico, como el Adelantado. Pero Nunez de Guzman, Adelantado de Leon, se acogiò à Portugal. A otros que perecearon, les alcanzò la muerte, como fueron Pedro Alvarez Ossorio, que estando en Leon, comiendo à la mesa con Don Diego de Padilla, Maestre de Calatrava, le mataron alli dos Ballesteros, por orden del Rey; y Diego Arias Maldonado, "Arcediano de Burgos, solo por aver recibido unas cartas de Don Enri-

que, le costò la vida.

Sabidòr el Conde de estas nuevas crueldades, y desafueros del Rey, trataba al mismo passo de darle mas enojos. Con impetu varonil, engrofado fu Exercito con los muchos Castellanos que se acogian cada dia à sus vanderas, se entrò por la Rioja, y a pocos assaltos, ganò la Villa de Haro, y la Ciudad de Naxera. Ibalo Îlevando todo à sangre, y fuego, haciendo estragos notables en los Lugares vecinos, tremolando sus pendones halta Pancorbo. Bolviòse à Naxera, y en los Judios, por saber eran muy del Rey, hizo una fiera matanza, solo à fin de darle pesadumbre, y que lo sintiesse. Sintiòlo de manera, que juntando el mayor Exercito que pudo, fue à buscar à Don Enrique. Assentò sus Reales à vista de Naxera, junto à un pequeño Pueblo, que se llama Azofra. Estando alli, vivo de la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada cierto Sacerdote, de buena vida, y costumbres, hombre de muy buena fama, virtuofo, y recogido; y yà fuesse inspirado del Cielo, yà movido de su zelo, y su capricho, pidiò audiencia, diciendo, iba à hablar al Rey cosas de mucha importancia. Mandòle el Rey que entrasse, y puesto en su presencia, le dixo: Sepa V. Magestad, que le amenaza à su vida grande riesgo, segun lo que por un sueño me ha sido revelado. Yo

foy

foy muy devoto del Glorioso Santo Domingo de mi Ciudad, y una noche de estas, estando yo dormido, se me apareciò en una vision gloriosa, y soberana, y me mandò, que de parte suya viniesse à V. Magestad, y le dixesse, que estaba Dios muy ayrado, y osendido de vèr sus crueldades, y rigores: que temiesse à la Divina Justicia, y mirasse, que con permission del Ciclo, le avia de dar la muerte el Conde de Trastamara, su hermano Don Eurique. Esto, Señor, me ha passado; y por si V. Magestad, Señor, puede poner remedio, no he querido escusar darle este aviso.

Apenas ovò el Rey el tal anuncio, quando montando en colera, y enojo, y escupiendo mil oprobios contra el pobre Sacerdote, y sin que le valiera el Sagrado de fus Ordenes, mando hacer una hoguera, y quemarle publicamente en los Reales. Este fue el pago que diò por el sueño, ò profecia, porque nunca su crueldad se contentaba con menos: qualquier enojo, ò disgusto, lo despicaba con sangre. Supo el caso Don Enrique; llorò la desgracia, y inquietòle algo el vaticinio. Conocidas las ventajas de las gentes de su hermano, desamparo à Naxera, y entrôse en Aragon, adonde cada dia se le iban llegando muchas personas de cuenta, que huian temerosos de la condicion del Rey. Entre ellos sue Diego Lopez Pacheco, tronco de esta Casa ilustre, que huido de Portugal por la muerte de Doña Inès de Castro, estaba en Castilla retirado; y sabiendo el trueque, que los dos Reyes Don Pedro Rey de Portugal, y Don Pedro de Castilla, avian hecho, de entregarse el uno al otro los Cavalleros, que de sus Reynos andaban fugitivos, para despicar sus pesadambres, quitandoles las vidas, (quebrando en ello su fe, y su palabra Real, y el derecho de las gentes, que hasta los Barbaros guardan) avi-Lado à buena ocasion, se passò con Don Enrique. Otros no tuvieron esta dicha, y les alcanzò la muerte. De los Castellanos, fueron Pero Nuñez de Guzman, Adelantado Mayor de Leon, y Gomez Carrillo; de los Portugueses fueron Pero Coello, y Alvaro, maradores de Doña Inès.

Dexando el Rey buena Guarnicion en Naxera, se

109

bolviò à Sevilla, siempre por donde iba derramando sangre. En Alfaro hizo cortar la cabeza à Gutierre Fernandez de Toledo, el Cavallero de mas loables costumbres, que conocia Castilla, el mas bien quisto, el mas amable que avia en el Reyno; y assi, à destemplados sentimientos, le llorò todo el comun. No tuvo mas delito, que parecerle al Rey se inclinaba à Don Enrique, infiriendolo de los buenos consejos que le daba : lastima de los Principes, no querer que les adviertan, sino que los lisongeen! No avia para el Rey Don Pedro mayor delito, que decir bien de su hermano, que hacer sus partes, que corresponderse con el. El odio que le avia cobrado, y mas desde el pronostico del Clerigo, no se puede encarecer. Al Arzobispo de Toledo Don Vasco Fernandez, que otros llaman Don Blas, hermano del difunto Gutierre Fernandez, le echò al punto de los Reynos, con tanta priessa, dicen, que estando oyendo Missa quando se lo notificaron, no le dieron lugar de tomar otro vestido, ni aun de llegar à su camara à sacar un Breviario : del modo que estaba, le hicieron falir de Toledo. Fuesse à Coimbra, y en un Monasterio de Predicadores acabò santamente. Los otros dos hermanos, Gutierre Gomez, y Diego Gomez de Toledo, se acogieron à Aragon con Don Enrique. De suerte, que al passo que el Rey andaba por acotar la fangte, y el fequito de su hermano, quitando vidas, y corrando cabezas, al mismo pasfo le aumentaba fuerzas, y aliados, de los que huyendo su crueldad, se passaban con el Conde: disposiciones de - lo alto, para ir texiendo el laurel à las sienes que lo merecian.

Con otro pronostico, y otro aviso casi como el pas-sado, acabò el Cruel Don Pedro de confirmar su siereza, y arrojar todo el resto de su encono. Cazando andaba un dia en los Bosques de Medina-Sidonia, y aviendo quedado solo en la espesura, se le atravesò delante un Pastor, en el trage, y en el rostro, que causaba espanto; erizado el cabello, la barba enmarañada, y crecida, la faz palida, y serena: turbios, y tristes los ojos; y le dixo: Què haces, Rey, que irritas tanto al Ciclo? Por què no te lastimas de una inocencia lastimada? Por què

no te apiadas de una santa Reyna? Por què, à ley de Christiano, no haces vida maridable con la que es tu legitima muger? Por què, sobre osendida, la castigas con prisson, y tan rigurosa carcel? Ea, buelve sobre tì, y mira, que aunque eres Rey, ay quien puede mas que tù. Teme al Cielo, y teme à Dios, porque si no te enmiendas, vendrà sobre tì la muerte cruel, y desastrada,

y te quitarà con la vida la Corona.

Con semejantes razones, y amenazas, y con tanto descoco, dexò el Pastor al Rey assombrado, y aturdido; y aunque su gran corazon no conocia al temor, ni al miedo, aora sobresaltado, se rindiò un tanto quanto à la congoja. Con todo, dissimulando la pena, y haciendose à la Magestad, le preguntò al Pastor: Si sabia con quien hablaba, ò si le conocia? Respondiòle que sì, que sabia que era el Rey Don Pedro, marido, y esposo de la mejor Revna de Castilla Doña Blanca. Pues como te atreves tu (dixo el Rey entonces) à hablarme de essa fuerte ? Si eres rustico, como lo dice tu trage, de donde, ò como sabes esse modo de decir? No ay duda, sino que alguno te ha impuesto, y te lo ha dicho; y tu cen sencillèz pastoril, sin reparar lo que haces, ni mirar el respeto que me debes, lo has dicho, y hablado todo, de la suerte misma que te lo dixeron. Ea, dime quien te embia, y te escusaras de probar mi enojo. Dime si es esse recado de la Reyna, y te absolvere del yerro. Hablame la verdad, ò apercibete al castigo. Ola, ola, ha de mi gente! Acudieron presurosos algunos de los criados à las voces del Rey, y mandòles, que prendieffen al Pastor, y le pusiessen en buena custodia, y guarda, hasta examinar el caso. Luego, sin detenerse, hizo apretadas diligencias con los ministros de quien mas se fiaba, de si avia entrado en la prision de la Reyna aquel Pastor, ò otra persona alguna, de quien se pudiera tener sospecha? Hallaron, y averiguaron, que por ningun caso, jurando, y testificando las guardas, y porteros, que en tantos dias no avia visto, ni hablado à criatura alguna, y que continuamente estaba dada à la oracion, postrada de rodillas, y haciendo mil plegarias lastimosas. Purgada de esta suerre la sospecha, mandò

dò el Rey que soltassen al Pastor: algo viò en èl de soberano, pues usò de esta clemencia, quando por mucho menos solia hacer atroces castigos. Pero sue lo bueno, que apenas saliò el Pastor de la carcel, quando no pareciò mas, ni de el se pudo descubrir el menor rastro; con que todo el comun, aviendose estendido de boca en boca el sucesso, clamaban con mucho desahogo, y decian, que era anuncio Celestial, y aviso que embiaba Dios por medio de aquel hombre.

La enmienda, pues, que el Rey hizo, es cosa que pasma. Como comenzò de nuevo à alterarse la Corte, las Ciudades, y los Pueblos, los Cavalleros, y Grandes, en favor de la Reyna, amontonandose con mucha resolucion, para que el Rey, por fuerza, ò por grado, hiciesse vida con ella. Como el, pues, entendiò estos tratos, concertose con un Medico (ò verdugo) para que en la misma carcel la diera con que muriesse. Assi lo hizo, y assituvo fin en veinte y cinco años de edad, la Reyna mas infeliz que ha tenido Castilla, la hermosura mas mal lograda que han visto las edades, la mas honesta belleza que venerò aquel siglo, la mas candida virtud, que ha castigado el rigor; la Blanca de mas precio, que saliò de Francia, moza, hermosa, virtuosa, discreta, Reyna, y desgraciada, todo en un sugeto, y sin conocer un buen dia en siete anos de Corona, (pues en el primero de sus desposorios, viò el repudio, viò el desprecio, sin gozar sino de penas, calamidades, desdichas, carceles, prisiones, y muerre) quando jamas se ha visto? Ni què Anales lo refieren? Temblò à golpe tan fiero la lealtad Castellana. El silencio mas recatado rompio en gritos. El miedo mas cobarde, se hizo à la braveza. La mayor cordura se armò de enojos, y todos lastimados, pedian venganza à Dios à voces de justicia.

Manoso el Rey, para apagar esta llama, abrazò las pazes, que el Legado del Papa (que avia venido à ello) andaba componiendo entre Aragon, y Castilla. El Rey de Aragon, aunque tenia à Don Enrique, y à sus hermanos Don Fernando, y Don Tello, pareciòle, que lo mas durable era estàr bien con el Rey, y que todo lo demàs era gasto, poco provecho, y ruido. Con esto se

ood grow

quedò nuestro Conde en blanco, ò à la luna, (como acà decimos) folo con la condicion, de que el Rey avia de perdonar à èl, y à los demàs : Para quien tal se fiara, aunque fuera el negocio muy hacedero! Estos son los tratos de los hombres, por mas Reyes que sean. Quando han menester, llaman, brindan, agassajan, y prometen à los que de su enemigo se quieren hacer à su vando. Estos, por cautivar mas la voluntad de quien sirven, pelcan como unos danados contra sus dueños. Componense luego las cabezas, y dexan en la calle, y por puertas, como dicen, à los que en la necessidad les dieron su ayuda. Es lo mismo, que hacerse uno parcial entre dos hermanos, que estàn à matar, y se quieren beber la sangre. Habla, dice, y hace contra el otro todo quanto puede, pensando que lisongea à quien sirve. Acabanse los disgustos, ajustanse los hermanos, y dexanse al parcial à buenas noches, y à veces à malas, dando el uno, y el otro en el, como en un enemigo: escarmientos, y desengaños, que nos muestra la experiencia cada dia. Casi, casi al mismo tenor se hallò nuestro Don Enrique, despues que al Aragonès le hizo la barba, ayudandole, y favoreciendole en sus menesteres : pues quando necessitaba de su ayuda, para poder con su gente, y con los Castellanos, que se acogian cada dia à sus vanderas, huyendo de las crueldades de Don Pedro, mejorar su fortuna, y adelantar sus Estados, vè que se concierta con su enemigo, y le dà por consuelo, que tendrà perdon, con irle à besar la mano. No estaban và las cosas para dexarse engañar otros menos entendidos, que Don Enrique; y assi el, guardando para consigo su pesar, sin mostrar en lo exterior desabrimiento, dexò en parte segura à la Condesa, que ya le avia parido un hijo, à quien por amor de ella (tanto la estimaba) y en contemplacion del suegro (si no es que sue otra la causa) le puso por nombre Don Juan; que andando el tiempo, vino à ser Rey de Castilla. Asseguradas estas prendas tan del alma, retirose segunda vez à Francia, donde hallò buena acogida. Y fue permission de el Cielo, pues apenas huvo llegado, quando por aver roto el Rey Don Pedro las paces, le embio à llamar el

de Aragon con mucha priessa. Yà conoceria este Rey, que no sue virtud, sino treta cautelosa de Don Pedro, concordarse con èl, porque dexasse al Conde: señal que aquello temia. Era Don Enrique de tan noble condicion, que sin acordarse de la burla passada, vino al llamado del Aragonès; si bien llegò yà tarde, porque yà el Castellano le avia tomado la Ciudad samosa de Calatayud: tomese lo que ganò con las paces, y conozca si le importaba mas tener à su lado à Don Enrique. Con todo le importò harto su llegada, para que el Rey de Castilla no passasse adelante con la guerra. Al punto que llegò el Conde refrenò su orgullo: levantò su Real de sobre Va-

lencia, y retirose à Monviedro.

Para que vea el mundo la inconstancia de los hombres, y las tornas de ingratitud, que suelen dar à quien los hace servicios, atiendase al peligro, y al aprieto en que pufieron al Conde sus buenos miramientos, y lealtades. Moviòse el Rey de Navarta à apaciguar à los Reyes de Castilla, y Aragon, y dispusolo de modo, valiendose tambien del Legado del Papa, que vino à conseguirlo; pero en los tratos, y conciertos debiò de intervenir una gentil traycion, y una doblez agena de pechos nobles; y era, que cada Rey acabasse con su hermano; el Aragones haciendo matar al Infante Don Fernando de Aragon; y el Castellano à nuestro Conde Don Enrique, dandolos por las principales Cabezas de las rebueltas, y discordias de ambos Reynos. Y aunque para cumplir con el comun, echaron voz de ciertos casamientos, por medianeros de las paces, allà en lo secreto andaba el engaño, y la traycion. El Rey Don Pedro apretaba en ello grandemente: quizà que le adivinaba el corazon la muerte amenazada, que tenia en Don Enrique. El de Aragon rechazaba con ahinco el quebrar la fee, y feguro, matando à unos Cavalleros tan grandes, y tan ilustres, sin causa, ni razon. La atrocidad del caso, claro està que requeria lo dixesse assi; pero si le quedaba otra en el pecho, el Cielo lo fabia. Por lo inenos se viò, que hizo dar la muerte al Infante Don Fernando en Castellon, un Pueblo cerca de Burriana, y que intentò hacer lo mismo con el Conde Don Enrique. Purguese el Aragones como

quie

Libro segundo, Cap. 4.

quissere, y cuenten sus Chronistas lo mal que hablaba del hecho, que no sè vo como podrà desinentir esta muerte del Infante, y la intencion declarada en Uncastel contra el Conde. Suele ser treta, y ardid, hacer que abomina de la maldad el que la està cometiendo. Labarse, como Pilatos, las manos, y condenar al justo. Como pudiera labar el de Aragon una mancha como esta, si se huviera executado la muerte de Don Enrique, menos que contando, y publicando, que no avia intervenido en la atrocidad, ni dado consentimiento à caso semejante? Que se ampare de èl el Conde: que debaxo de su palabra viva, y milite en su Reyno: que por no descomponer sus conveniencias se retire à Francia: que le llame, y le trayga en su ayuda, y que luego, por complacer à su enemigo, le mare, ò le haga quitar la vida, à quien no causara horror? Y què barbaro no abominarà del caso? Finalmente fue muy cierto, que el, y el Navarro, un dia, despues de aver hecho matar al Infante Don Fernando, llamaron à Don Enrique al Castillo de Uncastel, para tener sus hablas, y tratar algunas cosas. Esto sonaba el pretexto, pero la intencion era de acabarle. Receloselo Don Enrique (que el corazon del leal avisa con inquietudes lo que passa) con solo el recelo diò à entender, que no gustaba de entrar en la Fortaleza. Para assegurarle nombraron por Alcayde à Juan Ramirez de Arellano; y pagado el Conde de la nobleza que miraba en el, debaxo de su seguro, y no de otra suerte, ofreciò ir al Castillo. Diòle su palabra el Arellano, de que en su poder no tendria detrimento. En sabiendo los Reyes, que estaba el Conde en la Fortaleza, descubrieron su intencion, y intentaron darle muerte. Opusose al defignio Juan Ramirez con animosa bizarria, rechazando, y despreciando conveniencias, interesses, premios, y aumentos con que le brindaban. No he de consentir (les dixo à ambos Reyes) que estando la amistad, y mi fee; y palabra de por medio, se le haga à Don Enrique el menor disgusto. El es mi amigo, èl se consiò de mi, yo le empene mi palabra, y yo soy quien soy; pues por què avia yo de hacer cosa que manchara mi nobleza, y obscureciera mi fama? No se ha de decir por mi, que la Sangre de Areilano

cons

consiente, ni permite alevosias. Bravo Cavallero! Gallarda valentia, y digna de esculpirse en bronces! Nobleza, y animosidad norable, oponerse un solo Cavallero à la voluntad de dos Reyes determinados, y el uno su señor natural! No borre, ni olvide el tiempo lo que debiò Don Enrique à la Sangre de esta Casa, pues à esta le debiò la Corona, y la vida.

## CAPITULO V.

COMO EL CONDE DON ENRIQUE fue alzado por Rey de Castilla , y muy-bien recibido de los Reynos.

O que està de Dios no puede faltar (dice un Pro-verbio) ni al que camina yà destinado à las glorias, se las pueden estorvar montes de adversidades, y trabajos. Quien sigue la virtud tiene siempre valedores que le alienten, ocasiones que le guien, lances que le premien, y coronen. Nobleza que à proprios brazos alcanza el valor, sobrepuja, y vence à aquella que se hereda, y hasta bastardias de la sangre, las sube un noble procedimiento à legitimas. No ay legitimidad como un procedimiento honrado, y noble; y no ay mas vil bastardía, que un noble entregado à maldades, y vilezas. Honeste en hora buena el matrimonio la sangre, que tambien ay sangre fuera de matrimonio, que à fuer de noble, y virtuosa se inmortaliza, y honesta. De una misma alcuña, de un mismo tronco, descendieron Don Pedro, v Don Enrique; y aunque el lazo conjugal coronò de mas feliz al primero, no desmereciò el segundo nada por la naturaleza de la madre, pues era fina Guzman, y para aquel no sè què que empaña el nacimiento, bastò la virtud à colorirlo de hazañas. Sediento, como vimos, andaba el Rey Don Pedro, por beber la sangre al Conde. Guerreaba al de Aragon, solo porque le acogia; y hacia paces con èl, solo porque le matara. No se le logrò nunca su intencion, porque el se hacia aborrecible, à fuer de sus crueldades, alevosias, y muertes; y Don Enrique se hacia mas amable cada dia, à suer de sus agassa-H 2 103, Libro Segundo , Cap. 5.

jos, cariños, y cortesias. Llego, en fin, la cosa à lo que pudo llegar: la lealtad Castellana se apurò de sufrimiento: quitòse la mascara el recato, y clamò por libertad. No avia Cindad, Villa, Castillo, ni Pueblo, que no eftuviera salpicado con sangre inocente. Apenas avia familia, y de las mas nobles mas, que no estuviera mancillada, y fentida. Toda Castilla, en fin, à lo publico, y à lo secreto, pedian un nuevo Rey, que mirasse por ellos. Tan de atràs le vino à Don Enrique ser Rey nuevo, nuevo en la virtud, nuevo en la Christiandad, nuevo en las hazañas, nuevo en las larguezas. Què mas nuevo, que estando vivo, hermano legitimo, con tantos años de Rey, gritar por el bastardo, y ofrecerle con ansias la Corona? Que novedad mas grande le pudo dar renombre? Dispuso, pues, el Cielo las cosas de esta suerte. Por averse hecho amigos el Rey de Francia, y el de Inglaterra, el numeroso gentio de Franceses, Ingleses, Navarros, y Alemanes (gente allegadiza, que se alquila para las guerras, y que en aviendo paces se dan al robo. ò buscan à quien servir) Todos estos Soldados, pues, teniendo por Caudillo à Juan de Borbon, hermano de la Reyna Doña Blanca, quisieron passar à ayudar al de Aragon, en odio del Rey Don Pedro. Quedose el Borbon en Francia, mas vinieron por Capitanes, y Caudillos Beltran Claquin, Breton, y Hugo Carbolayo, Inglès. El numero de csta gente, Cavallos, y Peones, llegaban à doce mil, dicen unos; otros; con Frosarte, Historiador Francès, los llegan à treinta mil. Diòles muy buena acogida el Rey de Aragon: cortejò à los Capitanes, y à Beltran Claquin le diò el Estado de Borgia; con titulo de Conde. Nuestro Don Enrique concurrio à Zaragoza à verse con el Aragones. Todos los Franceses, como le conocian de quando estuvo en Francia, le hicieron mil rendimientos, ofreciendole los Soldados, las almas, y las vidas. No estrañe nadie, que con gente de este porte ascienda Don Enrique al Laurel, que con otra mas visoña, y desastrada ascendiò David al Cetro: cotejelo el curioso, y hallarà, si bien lo mira, que le vino à este Principe la Corona, al modo que à David, como por arte del Cielo, que sabe coronar humildades de

un Principe humilde, y arrastrado, con gente despreciaz da, y abatida, al modo que levantar su Iglesia por me-

dio de unos pobres Pescadores.

Vieronse, como digo, nuestro Conde, y el Rey de Aragon, y sin hacer memoria Don Enrique de aquella zalagarda, que le armò el Aragonès con el Navarro, ni aun dandose (segun dicen) por entendido, bolvieron à confirmar, y à pactar sus antiguas alianzas; y para firmeza de ellas, y tenerlas à raya con un lazo de amistad, y parentesco, se capitulò, que casasse la Infanta Doña Leonor, hija del Rey de Aragon, con Don Juan, hijo de Don Enrique. Es gran prudencia de quien ha menester à otro, olvidar enojos que le aya hecho, y hacer oidos de Mercader à los recuerdos que dispiertan el agravio. Assi el Conde abrazaba lo presente, por vèr que le estaba bien, sin traer à la memoria passados sentimientos. Hecho, pues, General del Exercito, y quedandose el Rey de Aragon en su casa en Zaragoza, à esperar el fin de cosa tan grande, entrò por Castilla pujante, y poderoso. Llegaron à Alfaro, y viendo era una Plaza muy fuerte, no se quisieron detener en combatirla, porque era perder el tiempo, y à veces la ocasion de lograr el lance. Este designio tuvo tambien en nuestros dias el señor Don Juan de Austria, quando dexandose atràs à Yelves, por Plaza muy fuerte, se entrò en Portugal, y se llevò à Ebora, casi sin costarle sangre; y si como la dexò con Guarnicion, la arrasa, y passa à Lisboa, consigne una cosa grande: no puede acertarse todo. Assi nuestro Don Enrique, sin querer detenerse en menudencias (que es dàr lingar al enemigo para que se abroquele) passò hasta la Ciudad de Calahorra, la mas principal, y ilustre de aquella comarca, noble por muchos titulos, y por ser la primera en que por Don Enrique se alzaron los Pendones, digna, y merccedora de muchos elogios. Abrieronle de par en par las puertas Fernan Sanchez de Tobar, Alcayde de ella por el Rey Don Pedro, v el Obispo Don Fernando: unos dicen, que por hallarse desapercibidos: otros (y lo tengo por mas cierto) que por estàr mal conel Rey.

Entrò el Conde en Calahorra un Lunes à diez y seis H3 118 Libro segundo, Cap. 5:

de Marzo del año de mil trecientos y sesenta y seis. Hizose aqui consejo para ver, y determinar la forma, y fin de csta guerra. Huvo pareceres contrarios; si bien unos, y otros se ajustaban à buena razon. Unos decian, que era ajustado passar derechos à Burgos, como à Cabeza de Castilla: otros, que era mas conveniente que tomasse alli Don Enrique titulo de Rey; y daban para esto una razon muy apretada, de que con esta acción se perdia la esperanza de reconciliarse jamàs con su hermano, con que metidos todos en la culpa, nadie cejaria atràs. Beltran Claquin, varon muy señalado en el Arte Militar, de bravo corazon, de grande pecho, hombre de manos, y brios, y a quien, segun la tradicion antigua, se le debiò en la refriega, y lucha de Montiel el ultimo vencimiento: despues que los huvo escuchado hablò de esta manera:

Grandes palabras de Bel tranC!aquin, animando al Conde Don Enrique à la Corona.

Conde, y señor, Capitanes, Cavalletos, qualquiera que en cosas de grande importancia aya de dar parecer, ò consejo, tiene obligacion à considerar dos cosas para no errar el arbittio. La primera, qual sea lo mas provechoso, y de mas utilidad al bien comun; porque si en esto se falta, no puede aver acierto. La segunda, vèr si ay fuerzas bastantes pata conseguir lo que se pretende. Assi como es cosa perjudicial anteponer los parriculares interesses al bien publico; assi de la misma suerte intentar aquello con que no podemos salir, ni nuestras suerzas alcanzan, es locura, y temeridad. Ninguna cosa, señor, te falta, para que puedas alcanzar el Reyno de Castilla: todo està bien pertrechado, y dispuesto; por lo qual, mi voto, y parecer es, que lo pretendas, sin que miedo ninguno te acobarde; por quanto considero, que serà una hazaña muy util, y favorable para todos, muy honrofa para ti, y de mucha gloria para los que estamos resueltos à ayudarte, militando debaxo de tu Baston, y siguiendote, como à Capitan, hasta que echèmos del mundo à este tyrano, à este monstruo, que en figura humana està en la tierra, para acabar, y consumir las vidas de los hombres. Restituiras, señor, si te dispones, y animas, la libertad à tu patria; la quietud al nobilissimo Reyno de tu padre, dandole

lugar à que respire de los innumerables trabajos, cuitas, desgracias, y muertes, que desde que el murio ha padecido, y està padeciendo. No vès, no atiendes, no miras, como las casas, los campos, y los Pueblos están manchados, y ann anegados en fangre de la nobleza, y gente de Castilla? No miras tus hermanos, y parientes, muertos à heridas crueles? Que ni aun à las mugeres, y mugeres de cuenta, no se ha perdonado. No tienes lastima de tu patria? No sientes sus males? No te compadeces del miserable estado en que se mira? Tantos destierros? Confiscaciones de bienes? Perdimientos de Estados? Robos. afrentas, y injurias? Avenidas de trabajos semejantes, tempestades de desdichas como las que vemos, quien, aunque tenga el corazon de bronce, las podria mirar con ojos, que no se deshiciessen en lagrimas, y llanto? No has de aver, señor, la lid con aquellos antiguos, y buenos Reyes de Castilla, los Alfonsos, los Fernandos, aquellos, que confiados mas en el amor que tenian à sus vassallos, que en las armas, alcanzaron de los Moros tan señaladas victorias. No lo has de aver sino con un enemigo, que en ser aborrecido, y odioso puede competir con el mayor tyrano, que mas mal quisto aya sido, desamado de los estraños, molestissimo à los suyos: carga tan pesada, que quando no huviera quien la derribàra, ella misma por si sola se cayera, falto, y desguarnecido de gente; y si tiene algunos Soldados, estarán, podra ser, como su Principe, estragados con los vicios, y vendran à la batalla ciegos, flacos, y rendidos. Tu tienes un valeroso Exercito, en que se halla la stor de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y de Aragon, y lo mejor del proprio Reyno de Castilla, todos Soldados viejos, muy exercitados, y que se han hallado en grandes. jornadas. Tienes muchos Reyes por amigos, y que están à la mira, para socorrerte, y ayudarte, si la necessidad lo pidiere. Y tienes, sobre todo, tu felicidad, tu ventura, tu benevolencia, tu agrado, y tu cariño, con que de todo este Exercito eres amado. Toda Castilla me consta que te desea : los buenos del Reyno te estàn esperando, deseosos de ampararte, y de servirte. No avra ninguno, que en sabiendo que te han alzado por Rey, no se venga

H4

Libro segundo , Cap. 5: 120 à tus Reales. A otros pudiera ser provechoso, y gustoso en algun tiempo el nombre de Rey; mas à ti es en este trance necessario del todo, para sustentar la autoridad que es menester, para que te respeten, y para descubrir las aficiones, y voluntades. Y si como vo lo espero, el Cielo nos ayuda, à ti te se seguirà una gloria honrosa, y nosotros quedaremos muy contentos con la parte de la merced, y favor que nos quisieres hacer. Si sucediere al revès (que tiemblo de pensarlo) no puede venirte peor de lo que padeces al presente. Todos corremos el mismo riefgo que tu; y assi, por esta causa se debe elegir nuestro consejo por mas fiel, y mas seguro, pues es el peligro igual para todos. No ha lugar, ni conviene detenerse, quando la tardanza es peor que el arrojarse. Ea, pues, tèn buen animo, ensancha el corazon, y toma al punto aquel nombre, para el qual te tiene guardado Dios de tantos riesgos. Destierra todo temor, vistete de valentia, y haz de tu enemigo, lo que el pretende de ti: acabale de una vez, ò si fuere necessario muere valerosa-

mente en la demanda, que la fortuna alienta, y favorece à los fuerres, y esforzados, y derriba à los cobar-

des, y temerofos.

Con este razonamiento, tan bien dicho, y bien hablado, infundiò el animofo Francès valor, y brio, no solo en la ribieza del Conde, sino en la repugnancia de los del fentir contrario. O lo que vale un buen consejo en la coyuntura! O lo que vence en la ocasion un Capitan determinado, y resuelto! Todos los demás Caudillos rodearon à Don Enrique, haciendo, à voces de alegria, la razon de Claquin, y rogandole cariñofos, que admitiesse la dignidad, à que apenas prestò tacito confentimiento, quando desplegando los Pendones, y Vanderas, comienzan à gritar con sumo regocijo: Castilla, Castilla, por el Rey Don Enrique, publicandolo al son de los atambores, y trompetas, por las Calles, y las Plazas de la Ciudad; y repitiendo todos, desde el grande, hasta el pequeño: Viva el Rey Don Enrique; à cuyos ecos, no folo los Giudadanos, varones, mugeres, viejos, y niños, se llenaban de alborozo, sino hasta las piedras revosaban alegria. Aqui sue empezar el Rey à usar de lo generoso, y hacer con liberal mano señaladas mercedes, que por lo prodigas, y grandes, las llamaron Enriqueñas. Claro està, que como primer Rey, de los que llamamos Nuevos, avia de exceder en la mas primorofa novedad à todos sus progenitores, y claros ascendientes. Tan señalada fue la largueza, y bizarria de este Principe, que folo à el le deben el primer ser todos los Titulos de España, Condes, Duques, y Marqueses. El fue solo el inventor de la Grandeza, Excelencia, y soberania, con titulo propietario. El fue el que rompiò las leyes viejas, y limitadas en hacer mercedes. El fue solo el que sin las ceremonias antiguas, hizo, y creò Condes à lo nuevo, Duques à lo nuevo, Marqueses à lo nuevo. Los Reyes antiguos daban estas dignidades à los bue? nos hombres, y grandes Cavalleros, que los servian, sin jurisdiccion ninguna, civil, ni criminal. Pero nuestro Nuevo Rey empezò à dar estos Titulos con ambas jurisdicciones. (r) Los Reyes antiguos, à lo de Reyes Viejos, creaban, quando mucho, Condes, y Duques Palatinos, y Provinciales personales solamente, que no heredaban el Titulo los hijos. Pero nuestro Nuevo Rey, à lo de bizarro, y Nuevo, desabrochò las larguezas, y con Real condicion diò estos Titulos perpetuos para hi- 2. jos, y descendientes, coronando, y laureando los Reynos de Castilla con estas dignidades, y siendo pauta para que todos los Reyes, que le han succedido, le avan imitado en semejantes mercedes. No me ha de arguir ninguno que lisongeo à este Principe, por mucho que le ensalce: pues ponderada fola esta novedad, tienen obligacion todos los Señores, Duques, Condes, y Marqueles, à fuer de agradecidos, à defender à capa, y espada las verdades de mi pluma.

Recien alzado, pues, por Rey en Calahorra nuestro Don Enrique, empezò, como deciamos, à hacer estas mercedes, segun sentir de algunos. (f) Otros (y lo tengo por mas fixo) las suponen despues, quando muerto su hermano, gozò en paz de sus Reynos. (t) Pero todo cae bien en un pecho generoso, ofrecer, y prometer, quando no se puede otra cosa, y esectuarlo en pudiendo: que dar buenas palabras quando no se puede mas, tambien

Alonfo Lopez de Haro, en su Nobiliario, toni. 1. lib.1. cap.

(1)Marian. Histor. de Espan na, tom, 2. lib.17.cap.7.

Haro supr. cap. 3. &cc.

fue-

122 Libro Segundo, Cap. 5.

fuele ser merced. Holgabase, dicen, el Rey Enrique de parecer liberal, yà que con escêto no podia entonces ser-lo. Ensayariase por lo menos en lo que pensaba hacer. A Beltràn Claquin, como à su principal, y mas siel servidor, le diò su mismo Estado, haciendole Conde de Trastamara. A Hugo Carbolayo le hizo Conde de Carrion; à Don Tello su hermano, Conde de Vizcaya; à Don Sancho, tambien hermano suyo, le diò à Alburquerque. A Don Alonso de Aragon, tio del Rey de Aragon, le hizo Marquès de Villena. A Don Gonzalo Mexia, diò el Maestrazgo de Santiago. A Don Pedro Muniz, el de Calatrava; y à este tenor diò otros muchos Titulos, Osicios, y Dignidades, que referiremos à su

tiempo.

Con mucha animofidad, con gran denuedo, quiso el Rey ir à la Ciudad de Burgos, para vèr si le daba la obediencia. No le causò miedo saber que su hermano Don Pedro estaba alli haciendo Cortes, confiado en el buen Exercito que llevaba, y aun en el mal cobro que su hermano ponia en sus menesteres, pues todo era derramar sangre por donde quiera que iba; con que assi en Burgos, como en las demás partes, le querian de muerte. Esta era la mayor ventaja que llevaba Don Enrique, ser con todos bien quisto, al passo que su hermano aborrecido de todos. Temiò Don Pedro el choque, y pareciòle le estaba mas à cuento bolverse à Sevilla à pouer en cobro sus tesoros, y riquezas, que para aquellos tiempos, y aun para estos, eran excessivas: pues segun refiere su Coronica, eran muchos millones. Por no irse sin dexar rastro de sangre, hizo marar à Juan Fernandez de Tobar. solo porque su hermano acogiò en Calahorra à Don Enrique. A las Plazas, y Castillos que tenia tomados en Aragon, les quitò las Guarniciones, y los hizo pegar fuego. Apenas huvo salido de Burgos, quando la Ciudad embiò por sus cartas à llamar à Don Enrique, ofreciendole la Corona, con tal calidad, que fuesse à coronarse à Burgos, pues era la Cabeza de Castilla, y alli era bien que tuviesse principio su Reynado. Alborozado, y contento aceptò la oferta, sin darse por sentido de que le hablaban en las cartas, tratandole de Conde, quando

yà

yà se intitulaba Rey. Era prudente, y echaba de vèr, que no era tiempo de andar en puntillos, sino callar, y romar lo que le daban. Llegò, pues, à Burgos, y salieronle à recibir al samoso Monasterio de las Huelgas, donde con sumos regocijos, y aclamaciones, sue coronado por Rey de Castilla. Con su exemplo todas las demàs Ciudades, Castillos, y Fortalezas, en espacio de veinte y cinco dias, se le entregaron de su plena voluntad, y le obedecieron como à Señor. Todos acudian à porsia à ganar la gracia, los Grandes, y Cavalleros hacian lo mismo, acogiendose cada uno à lo mas bien pa-

rado, y adonde soplaba mas propicia la fortuna.

Assentadas las cosas de Castilla, y Leon, enderezò el nuevo Rey para Toledo: alguna cosa secreta le inquietaba, algun mysterioso impulso le movia. O, valgame Dios! si seria assi? Sì, me dice el eco, y he de seguir su capricho. Estaba muy enamorado este buen Rey de Toledo, muy afecto, y muy pagado de su Santa Iglesia. Açordabase, no ay duda, de quando huyendo las iras de su hermano, puso la mano, y la boca en aquella santa piedra. Viendose, pues, bolver con tantas mejoras, con medras, no folo de la primogenitura, fino cenido el laurèl, arrastrando vencimientos, quien duda, que à suer de grato, no vendria muy animoso à cumplir promessas, à tributar gratitudes, y à pagar mercedes? Con aplausos, con jubilos, con festivos alborotos le abrio Toledo las puertas, y las de el alma todos sus Ciudadanos. Hasta el Maestre de Santiago Don Garci Alvarez de Toledo, que por el Rey Don Pedro era alli el Caudillo, y guardaba la Ciudad, besandole con humildad la mano, le renunciò el Maestrazgo, como sabidor de que estaba yà proveido, y pidio, que le admitiesse en su gracia. Echandole los brazos, le levantò el Rey del suelo; y en recompensa del Maestrazgo, le hizo merced de lo de Oropesa, y lo de Valdecorneja, en que entran el Barrio Davila, Piedrahita, Horcajada, y Almiron.

Muy pagado el Rey del cortejo, agassajo, y cariño de los Toledanos, se despidió de la Ciudad, muy confiado de su lealtad, y que todos eran suyos. Passo à Cordova, en la qual hallò el mismo rendimiento. Y quando Sevilla

Libro Segundo, Cap. 5.

T 24 le ponia algun temor, por averssido el principal assiento de el Rey Don Pedro su hermano, viò, que embiaron à llamarle, y à ofrecerle parte del tesoro, que avian quitado à unos criados de Don Pedro. (que huyendo à Portugal, por no hallar alli el abrigo, passò à Francia) Reveses de fortuna, que acarrean los hombres, por no medirse con la razon, y justicia. Fue, pues, el Rey Don Enrique à Sevilla, sin querer detenerse. Recibieronle con el cortejo possible, grande aplauso, y mucha ostentacion. Puesto alli , para assegurarse de el todo la Corona, assentò paces con el Rey de Portugal, y con el Rev Moro de Granada. Considerando luego, que era grande la costa que tenia con tanta gente estrangera, y que no avia dinero para poder sustentarla, escogiendo de los mejores foldados mil y quinientas lanzas, y por sus Capitanes à Beltran Claquin, y à Don Bernal, hijo de el Conde de Fox, Señor de Bearne, despidiò à todo lo demàs de el Exercito, aviendolos dado sus pagas muy cumplidas. Para coronar su disposicion, y gusto, embiò por su muger, y ya Reyna Dona Juana, y por su nuera la Infanta Dona Leonor. O, juicio de el Cielo! y què diferente entraria aora en Sevilla esta Excelentissima Señora, que quando faliò de ella con el buen Pedro Carrillo! Yà pintamos entonces la traza, y el disfràz con que fue verosimil, que escapo de el riesgo: sus miedos, su congoja, su cuidado, la prisa, la diligencia, hasta llegar à Aragon. Aora sin hacer pinturas, ni suponerindustrias, podemos decir la magestad, y grandeza con que es recibida. Si entonces con trage humilde saliò rebozada de las sombras à buscar su libertad, y à buscar à su marido; aora con mas asseo, no con galas (porque jamàs quiso vestirlas su modestia) entra à vista de una Corte à gozar de libertad mas libre, y'à posseer con su esposo una Corona. Si entonces solo un criado le assistiò fiel companero, corriendo fortunas, y atravesando peligros; aora la entran assistiendo mil carrozas de Señoras, y un exercito de Grandes, dandola mil bienvenidas, y alegres parabienes. Si entonces saliò afligida, y defalada, buscando à un esposo Conde; aora entra regocijada, y contenta à vèr un marido Rey:

O, lo que alcanza la virtud! O, lo que pierde la soberavia, y tiranìa! El que ella temiò Rey, poderoso, y cruel; se vè aora sugitivo, y arrastrado; y la que en su poder estaba arrinconada, y abatida, se mira aora rodeada de Grandeza, cercada de Magestad. La que en el principio, y en aquellos primeros galanteos, quiso mas, y estianò mas à un Conde, por virtuoso, y humilde, que à un Rey magestuoso, altivo, y arrogante, halla aora trocado su Conde en Rey, y mira que el que era Rey, aun no queda para Conde. Juegos son de la fortuna, en que

de ordinario la virtud se alza con el lance.

Despues que el Rey Don Enrique huvo dispuesto en Sevilla todo lo mas conveniente, que le pareciò cumplia al buen govierno, dandose por bien servido, por bien pagado, y contento de todos los Andaluces, publicò Cortes generales para Burgos, con intento de dos cosas harto grandes. La una, que jurassen al Infante Don Juan su hijo, por successor de el Reyno en fin de sus dias. La otra, que para los gastos, que tenia hechos, le concediessen la decima parte de las cosas que se vendiessen. Estaban los Reynos tan deseosos de conservar, y contentar al Nuevo Rey, viendole tan benigno, tan cariñofo, y urba= no, y tan estomagados de las crueldades, y desafueros de Don Pedro, que le concedieran las vidas, y los hijos. quanto, y mas las haciendas. De este pecho, en que no se reparò entonces, por lo que acabo de decir, se originò la alcavala, tributo que ha perseverado hasta estos tiempos. Diò el Rey à la Ciudad de Burgos por merced de lo que le avia servido en su coronación, la Villa de Miranda de Ebro; y porque esta Villa era patrimonio de la Iglesia, la diò en pago ciertos juros. Por este tiempo era Obispo de aquella Ciudad Don Domingo (que juzgo ha sido unico de este nombre entre todos los Obispos de España ) y lo merece ser, por su eleccion graciosa, quanto memorable. Parece ser, que por muerte de su antecessor Don Fernando, se dividieron en dos vandos los votos del Cabildo, tan iguales, que no era possible concordarse. Despues de debates muchos, se convis nieron de comun acuerdo, que quedasse por Obispo aquel que nombrasse el Canonigo Domingo, al qual Libro segundo, Cap. 5.

hicieron arbitro de su eleccion, por tenerle por un hom: bre virtuoso, sencillo, desapassionado, y de buena conciencia. Eran dos los nombrados con iguales voros. Esperaba cada uno, que Domingo echasse mano de èl, y le eligiesse. Mirabanle à la cara, placenteros à lo humilde, rindiendole con la vista sumissiones, graticudes. y cortesias. Domingo, aunque los miraba, se miraba mas à sì. Levantôse, pues, y dandose con la mano en el pecho, dixo esta sentencia: Obispo por Obispo, sealo Domingo. Cayòles tan en gusto à todos, que con alborozo, y risa le admitieron por Prelado. Todos, en mi sentir, parece eran pronosticos de nuestro Nuevo Rey. Domingo Obispo, y en Burgos Cabeza de Castilla. Don Enrique Rey, y coronado en Burgos: Domingo bien ageno de la Mitra, pero merecedor de ella, y ganadola por sì. Don Enrique bien lexos de la Corona, pero bueno para ella, y adquiridola por su propia virtud. De este hecho de Domingo quedò en Castilla el refran: Obispo por Obispo, sealo Domingo. De aquel hecho, en savor de Don Enrique, quedò tambien por proverbio: Ni quito Rey, ni pongo Rey, pero ayudo ami Señor. En fin, parecen novedades, y prodigios los que alentaban las cosas de este Principe.

Muy gozofo, pues, se hallaba en Burgos, por aver conseguido lo que deseaba, la jura del Principe su hijo. y focorros de dineros, quando por parte de el Rey de Aragon, su consuegro, le vinieron à pedir, que le cumpliesse lo capitulado, las Ciudades, y Villas, que le avia prometido, y el gran trozo de dinero, que le avia prestado. Haciasele ya tarde al Aragonès el no gozar de la feria, y pensaba, (y no lo pensaba mal) que si acababa Don Enrique de encastillarse, se le avia de dexar, como decimos, à la luna. Quiza por esto fue Luna con quien embiò la embaxada à requerirle, que sue Don Lope de Luna, Arzobispo de Zaragoza. Lindo consueio, y refugio, quando está un hombre entrampado hasta los ojos, buscando trazas, y arbitrios para socorrerse, embiarle à pedir, y à executar! Con todo, nuestro Rey no se diò por sentido, sino que ensancho el pecho, y despidio al demandador con buenas, y melosas palabras, confessan-

do

'de los Reyes Nuevos de Toledo. 127

do la deuda, llamandole padre, y dandosele por deudor de la vida, del Reyno, y de quanto posseia: dexò al Rey Aragonès, sin embiarle nada, muy hueco, muy alegre, muy pagado. Esto es saberlo entender, y negociar con industria. Treta, que no todos la alcanzan, y que tomandose de la honra quando les piden, suelen perderse. El no pagar, aunque el acreedor pida sin tiempo, se ha de azucarar con humildad, y cordura.

#### CAPITULO VI.

DE EL DESASTRE QUE SUCEDIO AL RET Don Enrique en la Batalla memorable de Naxera, donde se viò à pique de perder la vida, y el Reyno.

ENIENDO Nuevas el Rey Don Enrique en Burgos, como Don Pedro su hermano avia yà atravesado los Pyrineos con un gruesso Exercito, con que ansioso, y arrogante marchaba à largas jornadas à cobrar lo que era suyo; tratò de salir con sus gentes à resistirle, y impedirle el passo. Negociò quanto pudo para que el Rey Carlos de Navarra no le dexasse passar por sus tierras. La misma negociacion avia hecho Don Pedro, para tener passo franco. Cada uno de los dos competidores le solicitò el auxilio. Pero el Navarro, hailandose en balanzas de a què parte se ladearia, que le estuviesse mas bien, usò de una treta, de la qual suelen valerse los que son neutrales, ò los que cosen (como acá decimos) à dos cabos. Concertò con un Cavallero, que tenia la Fortaleza de Borja, llamado Oliver de Mani, primo de Beltran Claquin, que le tomasse prisionero, fingiendo para esto salir à caza à los bosques, para con este achaque no ayudar à uno, ni à otro, y poder cumplir despues con el que quedasse vencedor. Quiso en fin contemporizar con ambos, con que calandole el defignio, los tuvo à los dos quexosos. De este, y femejantes lances hizo particular memoria Don Enrique en los saludables consejos, que diò à su hijo al tiempo de su muerte: pues, como diremos à su tiempo, le en-

car-

cargò mucho, que ni se siasse, ni hiciesse merced alguna à los que hacen à dos visos, y andan en dobleces. Es este en todas Republicas un linage de gente malo, y pernicioso, fingiendo que acuden aqui, y alli, y no acuden à una parte, ni à otra: solo sirven de enredar, y empeorar las materias, y dexar mas disgustadas las dos partes. Assi lo quedaron en esta ocasion Don Pedro, y Don Enrique: Don Pedro quexoso, porque no le diò ayuda; y Don Enrique sentido, porque le avia dado passo à Don Pedro. Sabiendo, pues, que yà el enemigo se le acercaba à Castilla, saliò de Burgos con un Exercito lucido de quatro mil y quinientos cavallos, y mucha infanteria: Llegò al Encinar de Bañares, y alli llamò à consejo à los Capitanes, y principales cabezas, para disponer, y vèr el camino que se avia de tomar. Avia hecho consulta tambien al Rey de Francia, de cuya resolucion estaban yà noticiosos sus Embaxadores; y contenia, que escusasse todo lo possible de llegar à las manos con el enemigo, y el darle la batalla, porque era arriesgarlo todo à un lance; y este, si por algun desman, ò descuido; ò desgracia, se perdia, se quedaban rematadas sus suerzas; porque viendole caido, todo lo ganado se ladeatia al vencedor, y mas siendo el legitimo Rey. Que lo que importaba, era fortificar bien las Plazas, guarnecer las Fortalezas, coger los Puertos, alzar las vituallas, y con su campo à la mira, ir entreteniendo à su contrario, que de esta suerte, la misma necessidad le echaria de España. pues và se sabia su calidad, que no podia sustentar un Exercito muchos dias. Que de el dar la batalla, aunque saliesse con la victoria, se le seguia muy poco interès, y aventuraba en ello perder quanto avia ganado, y aun la vida. Que atendiesse, que en el Exercito de su hermano iba toda la flor de Inglaterra, cavalleria, animosa, y valiente, y mas diestra, y ventajosa, que los Castellanos. Finalmente, que mirasse, que entre Capitanes sabios, no se tiene en menos estimacion vencer al enemigo con maña, y industria, que con fuerza, y valentia.

Estos consejos prudentes, y avisados, embió el Francès à Don Enrique por sus Embaxadores; y Beltran Claquin se consormó con ellos en todo, y por todo. Otros de menos experiencias, y que con el fervor de Soldados piensan lo entienden mejor, sueron de contrario parecer, y alegaron para ello sus razones. La mayor sue hacerlo pundonor, y caso de menos valer, escusar la pelea, y andarse haciendo tornos. Si sueran estos Cavalleros Portugueses, aun me espantára mucho; pues aun ellos, con ser tan tomados de la honra, vemos, que al presente, andandose à las de asuera, con maña, y industria, escusando el choque, sino es lo muy forzoso, se estàn en sin rincon mas sirmes que una roca, sin que sean bastantes todas las suerzas de España à echarlos, ni à moverlos. Si supiera hacerlo assi nuestro Don Enrique, y tomàra el consejo que le daban, no experimentàra su ma-

yor ruina, ni viera tan à sus ojos la muerte.

Encaprichose, pues, con los pareceres de los Castellanos, juzgandolos en lo honorifico mas ajustados que los de los Franceses. Harto lo sintiò el Claquin; pero considerando, que lo llevaban por la honra, y que atribuian à cobardia rehusar la batalla, dissimulò el sentimiento, v contemporizò con los que braveaban de animosos. Resueltos en este parecer enderezò Don Enrique la marcha la via de Alaba, y no parò hasta confrontarse con el Exercito, y Reales de su hermano; primero junto à Saldrian, y despues à la vista de Naxera. Estando alli dicen algunos, que se escrivieron ambos hermanos, procurando si podrian convenirse sin llegar à rompimiento. Otros dicen, que Ricardo, Principe de Gales, que venia en favor del Rey Don Pedro, fue quien procurò ajustarlos: sea de una, ù otra suerte, no se pudo dar ajuste, por quanto ninguno queria ceder de la Corona. Cada uno daba à entender la justicia que tenia: uno, vèr que avia nacido Rey, y que no le quitaba nada à nadie: otro, ver que lo era, y que la justicia osendida le avia puesto en ello. Finalmente, viendo, que no avia medio, ordenò cada qual sus Esquadrones en guisa de pelea. Don Enrique dividiò el Campo en tres trozos. A la mano derecha puso à los Franceses, con el Capitan Claquin, y su hermano Don Sancho. A la mano izquierda puso à su hermano Don Tello, y à Don Alonso de Aragon, Conde de Denia, con la mayor nobleza de Castellanos,

130 Libro Segundo, Cap.6.

y Aragoneses. El se quedò en el Cuerpo de la batalla, con su hijo Don Alonso, joven valiente, avido suera de Matrimonio. El Campo de Don Pedro, que se componia, dicen, de diez mil Cavallos, (gran ventaja) y de otros tantos Infantes, se dividiò al mismo tenor en tres bravos Esquadrones. En la Vanguardia iban por Caudillos el Duque de Alencastre, y Hugo Carbolayo, que se avia passado à los Ingleses. En el segundo iban por Cabezas Monsieur de Labrit, y el Conde de Armenac. Con la Retaguardia se quedaron el Rey Don Pedro, y el Principe de Gales, con Don Jayme, hijo del Rey de Mallorca : todos grandes pajaros en pluma, valor, y brio. Mediaba un rio entre el uno, y otro Campo: passòle Don Enrique, y puestos en nn llano, se comenzò la pelea con brava animofidad, con estruendo, y griteria notable. Ensangrentaronse las armas valerosamente. La matanza entre horrores de difuntos, se empezò à vèr lastimosa. El menos Soldado, ansioso por el premio, braveaba de atrevido: Claquin, con sus Franceses, sustentaba su puesto con extremado valor, sin que las cargas que le daba el enemigo, le diessen el menor miedo. No lo hacia assi Don Tello, pues sue, dicen, el que bolviò primero las espaldas. Harta mengua para los Castellanos: harto sentimiento para Don Enrique; el qual, aunque viò, que por aquel costado, que se quedò sin desensa, se abalanzò el enemigo, no quiso mostrar flaqueza, sino que arremetiendo denodado adonde le llamaba mas la necessidad, hacia à golpes de espada maravillas; por una parte hiriendo, y ofendiendo à los contrarios; por otra deteniendo, y recobrando à los que de su parte se desmandaban, y huìan. Esto era pelear con todos, demás de lo que lidiaba allà en su pecho, viendo yà señales manificstas de su desgracia. Como desesperado arremetio su cavallo por dos veces en lo mas encendido de la pelea. Con moniciones, y palabras cariñosas llamaba, y animaba à los suyos, por vèr si con estos medios los podia hacer bolver. Sustentò, en fin, valeroso el peso de la batalla, quanto le fue possible, hasta que viendo su Campo perdido, y desbaratado, y todo de vencida, con el dolor, Jastima, y pena, que puede considerarse, escapò tambien

hu-

huyendo. Iba cansado el cavallo: quiso su fortuna, por no dexarle del todo, que encoutrasse un Escudero de la Provincia de Alaba, llamado Ruy Fernandez de Gaona, que tenia un buen cavallo ligero, del qual se apeò al instante, y hizo que montasse el Rey: lealtad, y servicio, que le diò la vida, y accion muy noble, socorrer en tal

aprieto, sin miedo del riesgo proprio.,

Llegò el Rey Don Enrique à Naxera, y juntandosele alli algunos Cavalleros de los suyos, que cada uno avia escapado como avia podido, como fueron Alfonso Perez de Guzman, Fernan Sanchez de Tobar, y Juan de Luna, tomò la via de Soria, y marchò para Aragon. No se quiso detener en aquel Reyno, ni aun ver al Rey quiso, porque le tenia por muy sospechoso desde aquellas zalagardas que diximos; y aunque aora era ya fu consuegro, no le pareciò fiarse, viendose que iba fugitivo, y derrotado. Anduvo discreto, que en estos casos se suele vender à un Rey por una conveniencia. Un Rey ajado de la fortuna, suele estàr siempre de sobra, como un pobre, y el mas amigo, porque no le pida, suele no mirarle, aun à la cara. Esto, y mucho mas discurriria Don Enrique, y no le pesaria al de Aragon que se huviesse estrañado; antes lo tendria á mucha dicha, por miedo de que Don Pedro no le azotasse. Digolo con este termino, viendo lo mucho que le temia; pues aun à la buena Reyna Doña Juana, yendo con sus hijos, solo à que los abrigasse, y amparasse (como veremos presto) la recibiò con tal semblante, que la obligò à no parar en su Reyno. Colijase, pues, como recibiria à Don Enrique, y lo medroso que estaba de Don Pedro. Por la fragosidad, y malezas de las Montañas de Jaca, tomo Don Enrique la vereda, y camino para Francia, con el cuidado, pena, y dolor que dexa entenderse. Lastimado, y astigido, no tanto por el desastre, como por las caras prendas de muger, y hijos, que dexaba en Burgos, expuestos al riesgo, y à la crueldad de quien por menos causa hacia carnicerias. Esta pena, este recelo, hecho dogal de la vida, le hacia romper en suspiros, y sollozos. De considerar como los avria dexado la nueva infausta, quando huviesse llegado à sus oidos, se hacia todo al sentimiento. A fuer de la Magestad, y por no desanimar à los que le hacian lado, dissimulaba en lo publico, lo que lloraba, y sentia en lo secreto. Para con los suyos se hacia todo corazon, parlaba, hablaba, reia; pero allà para con el repassaba sus cuitas, y banabalas en llanto: prudencia, y industria que ha de tener un buen Capitan en las adversidades, mostrar pecho, y valor à vista de los: que le miran à la cara, para que se alienten, y no desmayen; y allà en su retiro haga los ademanes que requiere la pena. Llegado, pues, à Francia Don Enrique, se fue à ver lo primero con el Conde de Fox, el qual le recibiò como amigo, hospedandole muy bien, y alvergandole con toda magnificencia; y aunque temiò que el Inglès, con quien tenia hechas paces, se desabriesse, ò diesse por ofendido, le ofreciò su avuda, y que no le faltaria. Animado con este buen principio, paísò à Villanueva a hablar al Duque de Anjou, hermano del Rey de Francia. Este Principe, no solo le diò buena acogida, sino que le socorrio con dineros, con consejos, y con gente : bizarria digna de la Real sangre, que hervia en fus venas! Cada uno de los tres socorros era de mucha estimacion; y aunque es de necessitados decir, que le den dineros, y no consejos, quizà en esta ocasion importaron mas los consejos, que los dineros. Uno, y otro diò el Francès ilustre, quiza para que advirriesse Don Enrique, que el aconsejarle no era por escusar el socorrerle. Induxole, pues, à que desde alli embiasse embaxada al Rey de Francia, pidiendole su ayuda para bolver à Castilla. Hizolo assi, y tuvo tan buen despacho, como si le pintara su deseo. Ofreciòle el Rey dineros, y gente, y tierras donde estàr, mientras se rehacia de todo lo necessario para la guerra. Dexemosle aqui con estos buenos progressos, y bolvamos à vèr la fortuna que corre su cara consorte la Reyna Doña Juana.

Diximos, que el primero que cejò, y bolviò las espaldas en la batalla, sue Don Tello, hermano de Don Enrique; y aunque parece, que sue causa esta accion de que quedasse por el enemigo la victoria, à mi me parece, que quando Don Tello huyò, sue porque yà lo iò todo perdido, y quiso adelantarse para avisar la desgracia, y

poner cobro de la Reyna, y sus hijos, antes que Don Pedro, insolente con el trinfo, tratasse de hacer con ellos alguna demasia. Que fuesse esta su intencion, coligese del sucesso, pues à toda diligencia, sin detenerse en parte alguna, se sue derecho à Burgos, donde desde las Cortes passadas assistia la Reyna. Qual se quedaria la buena señora con nuevas tan tristes, colijalo el curioso; pues aunque no se aya visto en estos lances, podrà conocer el fusto, y el sobresalto, que puede causar à un alma semejante pena. De dia à dia, de hora en hora estaba esperando la Reyna saber del sucesso, y de su esposo; por una parte embiando al Cielo oraciones; por otra previniendo las albricias, para quien con buena nueva aliviasse su congoja. Cada señor, ò cada particular que preguntaba por ella, pensaba era mensagero. Cada ruido que oia, le alegraba, ò le assustaba el corazon, segun las circunstancias; y como en pechos leales, y mas los decorados con Magestad, siempre el corazon anuncia, y profesiza lo que passa en la mesa, y en el lecho, en todas partes le daba à la santa Reyna su mismo corazon brava bateria. Tal vez, estando durmiendo, la despertaban ansiosa temores, y sobresaltos. Tal vez con el bocado en la boca la pasmaba, y aturdia una sospecha, un susto. Estando, pues, de esta suerte llega Don Tello à deshora: entrase por su quarto, y antes que hablasse, yà su rostro dixo à lo que iba, y las nuevas que llevaba. Demudado, triste. macilento, pasmado, confuso, y pensativo se arroja so4 bre una silla, por mas que la Reyna, y sus hijos le reciben, y combidan con sus brazos. Adonde està mi marido? (pregunta Doña Juana en lo primero) donde queda Don Enrique? Como, hermano, vienes solo? Como dexas à tu hermano? Como vienes sin el Rey? No sè, señora, que os diga (dixo Don Tello, rompiendo la voz con un ardiente suspiro) porque no sè como vengo, ni sè donde me estoy, ni en lo que avrà parado el fin de la batalla: solo sè, que nuestro Campo le vi todo desbaratado, y perdido, y por poneros en salvo vengo rebentando postas. Querra Dios, que mi hermano, y vuestro esposo aya escapado con vida; y assi, lo que aora importa es, no detenernos, sino mirar la parte donde estareis

13

Libro segundo, Cap. 6.

mas segura, vos, y vuestros hijos, del peligro que veis que os amenaza. Este cuidado me trae: à esto solo vengo, y solo por esto me escape de los primeros, antes

que me cortàran, ò me atajàran los passos.

Con la pena hecha dogal : con los ojos hechos fuentes: con lastimados suspiros se hizo la Reyna, y todo el Real Palacio, à la congoja, al dolor, y sentimiento. Assistianla entonces Don Gomez Manrique, Arzobispo de-Toledo, y Don Lope Fernandez de Luna, Arzobispo de Zaragoza. Como personas tan graves, y doctas procuraron consolarla con saludables consejos, amonestandola tambien, que no se detuviesse. A cada uno le temblaba la barba, y à cada uno le parecia, que estaba yà el cuchillo de Don Pedro sobre sì. No iban errados, que en verdad, que à los que se estuvieron quedos, por confiados, les alcanzò la muerte. Con toda priessa, pues, y à la ligera, se partiò la Reyna con sus hijos à Aragon, acompañada de los dos Arzobispos, de Don Tello, y de otros señores, que temieron el lance. Quien pensara, que el Aragonès no la recibiera con muchos cariños, y la hiciera mil ofertas? Pero fue tan al contrario, que aun sin hacer dissimulos se le conoció en el rostro, y las acciones el desabrimiento. Como considerò tan trocadas las cosas, à Don Pedro Rey legitimo, y yà victorioso: à Don Enrique Rey sin Reyno, y yà caido, no obstante las amistades juradas, y averle dado à su hija para nuera, quiso bolverse al sòn de la fortuna, y hacerse con el vencedor: cosa no nueva en el mundo; si bien en personas grandes, y de obligaciones, siempre parece nueva la mudanza. Què se les ha de quedar à los hombres ruines, quando los Principes se tuercen de esta suerte, quebrando la fee, la amistad, y el parentesco? Finalmente la buena Reyna hallò tal acogida en el buen consuegro, que le temiò lo mismo que al cunado. Temia bien, porque ambos eran Pedros, ambos crueles, y ambos casi en el mismo grado de afinidad; pues entre consuegro, y cuñado es poca la diferencia. Sabidora, pues, que era vivo su marido, que se avia passado à Francia, que andaba à sus aventuras, y que tenia salud, se resolviò valerosa à ir à buscarle, donde quiera que estuviesse. Aunque solia ser ser timida, pusilanime, y medrosa, yà los trabajos la avian hecho valiente. Con esta determinacion, quien duda, que explicaria primero su sentimiento con el Aragonès? Claro està, que á suer de verse Reyna (demàs que su Sangre, à suer de tan Real, no necessitaba de Corona) y à suer de verse desayrada con el mal recibimiento, y à suer de bien entendida (que las que lo son, sienten bien las sinrazones) y por darle à entender, siquiera, que po era boba, y que sentia sus tratos, y dobleces, le hablaria, al despedirse, de esta forma.

Bien entendi yo, señor, que V. Mag. me recibiera, al modo que sabe un Rey; aunque sea un barbaro, hospedar, y socorrer al que caido, y burlado de la suerte se và à amparar de su gracia. Dexo aparte, si es muger, y muger de prendas, la que busca estos socorros, que en tal caso, no sè yo que aya Anales que escrivan, ò cuenten rigores, ò grosserias; pues el privilegio que diò la naturaleza à las mugeres, que las amparen, que las remedien, que las favorezcan, no ay Rey, no ay Principe, no ay Señor, que no le tenga estampado, ò esculpido entre sus Armas. Dexo aparte esto, que yà conozco, que no soy merecedora de este indulto; pero estoy maravillada, al passo que sentida, que teniendo V. Magestad assentadas, y firmadas paces con Don Enrique, mi esposo (que si yà le parece à V. Mag. que no es Rey, siempre lo es mio, y lo serà siempre de Castilla, placiendo al Cielo) y teniendonos entregada à la Infanta Dona Leonor para Don Juan, mi hijo (lazo, y coyunda, que ata, y une rencores, disensiones, y disgustos: que eslabona voluntades, que aprissona parentescos) me ha recibido V. Mag. tan de mala gana, con tanta desazon, con tal despego, que no solo yo lo he visto, no solo los del Palacio lo han notado, sino que hasta los criados, y Escuderos lo murmuran. Y si es la causa el sordo rumor que anda, de que V. Mag. quiere hacerse à la parte de Don Pedro, pareciendole que por esse camino tiene mas seguro el interès, què ay sino decirlo claro, y no con essos rodeos querer que me lo digan? Pero lo que yà se vè, què ay que aguardar que me lo notifiquen? Ni què mayor despedir, para quien tiene sentimiento, que un semblan-

14

136 Libro Segundo, Cap. 6.

te sin gusto? Un rostro zahareño? Un bien venido entre dientes? Y un hospicio, mas de suerza, que de grado? Por lo qual, viendo que à V. Mag. le soy de sobra, y que le embarazo mucho, le suplico, que me de licencia para ir à buscar à mi marido, y acompañar sus fortunas, hasta que permita el Cielo, ò mejorar su suerte, ò darnos en

un sepulcro igual descanso. Razones, y fentimientos como estos es de creer qué hablaria esta famosa Reyna, para desahogar siquiera el corazon de lo que estaba sintiendo con despegos, y defayres. El Rey, à lo manoso, hablaria, y cumpliria à dos haces, fin decirla sì, ni no, fin negar, ni confentir: equivocos corteses de que sabe usar la industria, y mas entre señores, que los saben de memoria, y con un no os vais, haciendolo medio interrogante, dicen à uno, que se vaya. Yo estoy disgustado (diria el Aragones) de que V. Alteza estè en mi casa, y honre mi Palacio? Yono la estimo? Yo no la venero? Yo no la amparo? Y haciendo las preguntas algo tibias, serian afirmaciones, y mas para quien estaba en ello. Por tanto, la valerosa Reyna, sin creer và cumplimientos, ni fiando de promesas, que podian parar en trayciones, cargò con sus hijos, y se partiò à Francia à buscar su Don Enrique. Llegò à la fazon, que como deciamos, le estaba aquel Rey haciendo honras, y agassajos. El gusto, la alegria, y los contentos, que en repetidos abrazos fueron medianeros, pienselo el entendido, y discurralo el menos avisado, que campo ay para todo, sin estrecharlo à la cortedad de mi pluma. Quando lo supo el Rey de Francia, pagado de la accion, y agradado del denuedo, le señalò à Don Enrique el Castillo de Perapertusa, en los confines de Ruysellon, para que viviesse la Reyna con sus hijos, demás del Condado de Sena, que le avia assignado para rehacerse de gente. Con tanta liberalidad, y bizarria como esta procedió el Francès con nuestro Don Enrique, sin que el verle caido, y derrotado, le diesse el menor fastidio: harto exemplo para otros

Principes, que en semejantes lances se niegan à lo que se deben,

# de los Reyes Nuevos de Toledo.

## CAPITULO VII.

COMO BOLVIO DE FRANCIA EL REE Don Enrique, y los lances que passaron, hasta que en Montiel matò à su bermano Don Pedro, y assegurò su Corona.

A Y naturales de tan mala digestion, que ni los doman fracasos, ni los pueden corregir las experiencias; con que ellos mismos suelen darle à su enea migo la victoria. No ay exemplo mas claro, que la historia que vamos refiriendo. Ojalà, que à algunos que la lean, si tienen el natural del Rey Don Pedro, destemplado, cruel, y vengativo, les sea de utilidad, y les sirva de escarmiento. Quexariase este Rey (como si lo oyera) que como, ò por què, siendo èl el verdadero Rey, hijo de legitimo matrimonio del Rey Don Alonso Onceno, procura su medio hermano, y bastardo, quitarle la Corona, echarle de su casa, traerle arrastrado, y hacer armas contra èl, què ley lo permite, ni què razon puede tolerarlo? A que puede responderse con mucha verdad: Que èl solo se persigue, y se guerrea; que èl solo se deshace de la purpura; que el solo hace Rey à Don Enrique, sin que la bastardia le sea impedimento. Porque en tanto es uno Rey, en quanto tiene vassallos que le rindan la obediencia, y le admitan por señor. Luego si sus procedimientos han sido de manera, que no solo se ha hecho aborrecible à su Reyno, sino que apenas ha dexado casa inhiesta de las Nobles, que no la ha manchado en fangre; que apenas ha dexado Ciudad; Villa, ni Castillo, donde no aya hecho quitar las cabezas à docenas, què se admira que todo el pueblo le niegue, y que busque quien le rija, quando lo autoriza, y lo salva el derecho de las gentes? Bueno suera, que porque el sea legitimo, quiera hacer desafueros, usar cruel. dades, mancillar noblezas, quitar vidas, y querer que se lo sufran, y que el Cielo lo consienta! Esso no cabe en razon; y assi, quexese Don Pedro, que èl hace Rey à su hermano, y èl solo es quien se deshace. La prueba

185 .

Libro Segundo, Cap. 7.

tenemos bien patente, sin mencionar lo passado. Aviendo alcanzado el Rey Don Pedro aquella tan feñalada victoria de la batalla de Naxera, (de que escapo Don Enrique tan derrotado, y perdido, como vimos) en vez de estimarle al Cielo aquella dicha, y de corregir su condicion, y de perdonar enojos, y de procurar amigos, en vez de portarle assi, insolente con el triunfo, y mas so; bervio que antes, tratò folo de la venganza, y de despicar sus pesadumbres. A los prissoneros de cuenta que le cupieron, les hizo luego al punto quitar las vidas, como fueron Inigo Lopez de Orozco, Gomez Carrillo de Quintana, Sancho Sanchez de Moscoso, Comendador de Santiago, y Garci Josre Tenorio, hijo del Almirante Alfonso Jofre. Los que dexò de matar, fue por ser prisioneros de los Ingleses, que no se los quisieron entregar por ningun precio, como fueron Don Pedro Tenorio, (que adelante fue Arzobispo de Toledo, gran cabeza, y gran Prelado de los mayores que ha tenido la Iglesia Toledana) Pero Lopez de Ayala, que fue el que en la batalla llevò el Pendon de el Rey Don Enrique, y Beltran Claquin. A estos tres personages, todos grandes, les valiò las vidas ser cautivos del Inglès. En Burgos prendiò à Juan Cordollaco, Arzobispo de Braga. solo por ser de la parcialidad de el Rey Don Enrique: hizole llevar al Castillo de Alcalà de Guadayra, y meterle en un silo, en donde estuvo hasta la muerte del mismo Rey Don Pedro. Al Maestre de San Bernardo, (dignidad que era en aquel tiempo, al modo que son aora los Maestres de estotras Religiones, salvo que aquel era Eclesiastico) no solo le prendiò, pero le hizo dar garrote: No perdonaba su rigor à Ecclesiasticos, ni à seglares. En todo estado hallaba su crueldad jurisdicion. Passò luego à Cordova, y en una noche hizo matar diez y seis hombres principales, folo por decir, fueron los primeros que dieron entrada al Rey Don Enrique. Passò de carrera à Sevilla, y hizo degollar à Micer Gil Boca Negra, y à Don Juan, hijo de Pero Ponce de Leon, Senor de Marchena; y à Dona Urraca Osforio, madre de Juan Alfonso de Guzman, la hizo quemar viva. Sucediò un caso notable; y fue, que al echarla en la hoguera,

de los Reyes Nuevos de Toledo. 13

una doncella de la tal señora, llamada Isabel Davalos, natural de Ubeda, assi que se prendiò el suego, se metiò en èl para tenerla las faldas, porque no se descompusiesse, y se quemò juntamente con su ama. Lealtad por cierto, y fineza la mas rara que se ha visto en las historias! Viendo, pues, semejantes rigores, y venganzas del Rey Don Pedro, què vassallo, què Ciudad, què Pueblo avia de querer mirarle à la cara, quanto, y mas servirle? Amontonose el comun, Grandes, y pequeños, Nobles, y Ciudadanos, y cargados de razon, apellidaban à gritos por su Señor, y Rey Don Enrique, y à vandadas, como Grullas, se iban à buscarle. Los mas Senores, infinitos Cavalleros, y de la plebe mil formadas tropas, se fueron con èl à Francia. Las mas Ciudades le embiaron à llamar, ofreciendole las haciendas, y las vidas, en especial Avila, Segovia, Palencia, Valladolid, y Salamanca. Luego compruebase bien, que el mismo Rey Don Pedro por su natural seròz, sue quien se quiso perder, y darle à su hermano el Cetro.

Con quantas caricias, con quantos agassajos, con quantas cortesias iba recibiendo Don Enrique à todos los que iban huyendo las iras de su hermano! Con quanta afabilidad los consolaba en sus cuitas! Con quanto agrado les estimaba su obsequio! En fin, èl sabia ganar lo que su hermano perdia. Fue tanta la gente que le acudiò de todas partes, que en breve tiempo, con la que le diò el Francès, mucha, y bien pagada, se hallò con campo formado, toda gente de obligaciones, todos foldados viejos, y todos ganosos de pelear, que es la mayor ventaja. Con este Exercito, pues, atravesò los Pyrineos, y por las asperezas de Valdeandorra se entrò en Aragon con tan buena diligencia, à causa que el Aragonès no le estorvasse, que quando lo supo, yà pisaba Don Enrique las tierras de Castilla. Hacia bien de guardarse de hombres, que baylan al sòn de la fortuna. Llegado que huvo à las riberas de Ebro, preguntò, dicen, à los suyos, si estaba và en tierra de Castilla? Y respondiendole, que sì, se apeò de su cavallo, y hincandose de rodillas, hizo una Cruz en la arena, y besandola devoto, dixo en alta voz estas palabras: Yo juro à esta señal de Cruz, que กแกร่ 140 Libro Primero, Cap. 7.

40.

Ceremonia nunca en mi vida, por necessidad que me venga, salga notable de el de Castilla; antes esperare ai la muerte, o estare à la Rey D. En- ventura que me viniere. No sin fundamento hizo el Rey rique Segun- Don Enrique semejante ceremonia; antes bien procurò con ella assegurar los corazones de sus soldados, aquellos que claro està, le avrian dado quexas, que los dexò, y desamparò, huyendose à otra Provincia. Bolviendo, pues, à montar en su cavallo, marchò con todo su Exercito à Calahorra, entrando en ella dia de el Arcangel San Mignel, del año que se contaba de mil y trecientos y sesenta y siete. Fue recibido con sumo regocijo, assi de los Ciudadanos, como de otros muchos, que de todas partes acudian desalados à darle mil parabienes; Como los castigos, y rigores de el Rey Don Pedro los tenian, demàs de lastimados, amilanados, y medrosos. acudian à Don Enrique, al modo que los polluelos, quando huyendo de el milano, se acogen à las alas de fu madre.

> Passò el Rey Don Enrique desde Calahorra à Burgos, de donde saliò el Obispo con solemne procession à recibirle, hechos todos dos hileras, assi la Clerecia. como toda la Ciudad. Y aunque el Rey de Napoles Don Jayme, hijo del Rey de Mallorca, que ayudò al Rey Don Pedro en la batalla de Naxera, le quiso hacer alguna punta, retirandose al Castillo, sue muy poco estoryo, pues se vino à quedar por prissonero en la misma Fortaleza: de la qual el Rey Don Enrique mandò sacar à D. Felipe de Castro, un Grande de Aragon, que por aver sido en aquella batalla de su parte, le tenian alli preso. Estos son los juegos, y los trueques de la fortuna, quedarfe, en la cadena quien se la ponia à otro; y salir quien la tenia, à la libertad, que su contendòr gozaba. Desde Burgos se fue Don Enrique à poner sobre Leon, que al cabo de algunos dias se rindiò à partido, à ultimo de Abril de el año de mil y trecientos y sesenta y ocho. Luego enderezò la marcha à la Imperial Toledo, que parece era la Ciudad que mas le arrebataba el afecto; en que no estaba engañado, pues todos sus Ciudadanos le querian, y estimaban: pero los grillos rigurosos, que temeroso de esto les dexò puestos Don Pedro (como fue llevarse

de los Reyes Nuevos de Toledo. 141

en rehenes los mas principales, y nobles Toledanos) no les diò lugar à que, como la primera vez, le abriessen las puertas, si bien avia muchos votos para ello. Temianse (y temian bien) que si recibian à Don Enrique, avian de pagarlo los rehenes, execurandose en ellos la crueldad, que Don Pedro acostumbraba, de cuyas experiencias era buen testimonio la sangre, aun caliente, de tantos degollados. Como sabidor Don Enrique de estos miedos. no hizo mucho ahinco en que le diessen entrada. Lo que hizo fue plantar sus Reales por la parte de la Vega. Sitiòla muy bien, echandola el cordon aun por encima de el rio, y estabase à la mira, aguardando coyuntura. El sequito de los Ciudadanos, que le eran afectos, quisieron romper por todo, y apoderar à Don Enrique de una Torre del muro, que se llama la Torre de los Abades, para que una vez dentro, fuesse señor de toda la Ciudad. Huvo soplo de el intento, con que no se logrò el lance. Picados de ello, buscaron: otra traza de darle entrada por el Puente de San Martin. Acudieron à estorvarlo los del vando contrario, con que entre unos, y otros se trabò una sangrienta pelea, en que murieron muchos, y escaparon heridos infinitos.

Sabidor Don Pedro del aprieto en que Toledo se hallaba, y temeroso, que si Don Enrique se apoderaba de aquella Cindad tan populosa, tan rica, y tan fuerte, (que diferente la vemos en nueftros dias!) se le atajaban las esperanzas de recuperar sus Reynos; partiò de Sevilla à toda priessa con el Exercito que tenia, que era de tres mil cavallos, entre Christianos, y Moros, (porque el Rey de Granada le ayudaba) y gran sequito de Infantes, mezciados como decimos. Harto mala mezcla para vestirse con ella la victoria! No solo los Sevillanos le dixeron, que hacia mal en falir à bufcar al enemigo, fino el Moro Benagatin (explicandole una profecia de Merlin, que la hablo quatrocientos años antes) le pronosticò su muerte, y le aconsejò, no se meriesse en la selva, por la qual era entendida la Sierra de Alcaraz, y Campos de Montiel. La profecia para quien no la ha visto en su Coronica, era de esta

suerte:

142 Libro segundo, Cap. 7.

En las partes de Occidente, entre los montes, y el mar; nacerà una Ave negra, comedora, y robadora, y tal, que todos los panales de el mundo querrà recoger en sì, todo el oro de el mundo querrà poner en su estomago; y despues gormarlo bà, y tornarà atràs: y no perecera luego por esta dolencia; caersele han las penolas, y sacarle han las plumas al Sol, y andarà de puerta en puerta, y ninguno la querrà acoger; y encerrarse ha en la selva, y alli morirà dos veces, una al mundo, y otra à Dios, y de esta manera acabarà.

Con bravo descoco le fue el Moro explicando al Rey Don Pedro esta profecia, acomodandosela toda à el, palabra por palabra, desde su nacimiento, hasta el estado que se hallaba al presente. Quien la quisiere vèr; (porque no puedo detenerme en esso) vea la Coronica de el Rey Don Pedro, y alli verà la aplicacion, que està muy ajustada. En fin, de lo que està del Cielo, no pueden huir los humanos. Bien avisado, y entendido era Julio Cesar, y aunque le dieron tantos pronosticos de. su tragedia, no quiso hacer caso. Que como muchos suelen salir inciertos, es proprio de los entendidos, burlarse de agueros. Con que no ay que espantar, que Don Pedro, à fuer de Rey Christiano, no diesse credito al pronostico de un Moro: lo que admira es, que pudiesse sufrirlo. Por que se avia de tener el por Ave negra, siendo clara sangre de los Reyes de Castilla? Ni por què avia de pensar, que eran robos los tesoros que agregaba su poder, ò su justicia? Ni que al modo de hermitaño, se avia de hacer al yermo, ò à la selva? En fin, lo que burlò Julio Cesar de los Idus de Marzo, burlaria tambien Don Pedro de el aguero de Merlin. Marchò, pues, con sus huestes de la Andalucia, para ir à socorrer à Toledo. Llegò à Montiel, Villa, y Plaza muy fuerte à la orilla de la Mancha; y estando alli alojado, tuvo inopia nadamente sobre sì à su hermano Don Enrique : el qual assi como supo en el Sitio de Toledo, que Don Pedro venia en su busca, à toda diligencia saliò à atajarle los passos. Dexòse al Arzobispo de Toledo Don Gomez Manrique, para que prosiguiesse el Cerco do la Ciudad, y tomando dos mil y quatrocientos cavallos, gente de

de los Reyes Nuevos de Toledo.

la mas lucida, partiò la via de Orgàz à buscar à su enemigo. En aquella Villa se le junto su buen Capitan, y amigo Beltran Claquin, que aviendose rescatado de el Inglès, bolvia de Francia à ayudar à Don Enrique con seiscientos cavallos, socorro lucido, y para en la ocasion muy importante. Tambien se juntaron alli ambos Maestres, el de Santiago Don Gonzalo Mexia, y el de Calatrava Don Pedro Muniz, con otros Senores, y Cavalleros principales, ganosos todos de emplear sus fuerzas en defensa de la libertad de su patria. Con toda esta cavalleria caminò el Rey Don Enrique toda la noche, y al amanecer diò vista al enemigo, causandole pavòr notable de verle encima de sì, quando le juzgaban en Toledo descuidado. Grandes miedos, y recelos causò en todos los Reales de Don Pedro esta venida de Don Enrique, tan sin pensar, y tan à la callada. Unos lo atribuian à traycion de los mismos que estaban con ellos: (que como avia tal mezcla de Moros, y Christianos, se temian alguna venta los unos de los otros) los mas lo achacaban à los vecinos de la Villa, si acaso por congraciarse con Don Enrique, le avian avisado, y hechole que viniesse; con lo qual se vendia el miedo por arrobas. Los Capitanes, turbados, y presurosos, comenzaron à recoger los soldados, que estaban alojados en todas las Aldeas de Montiel, de los quales los mas medrosos se huian, y los mas valientes venian como forzados à la pelèa. En fin, con priessa, y con turbacion compusieron sus esquadras. Animòlos Don Pedro quanto pudo, fignificandoles, que le iba su honra, y vida, en que cada qual hiciesse su deber. Don Enrique amonestò a los suyos lo mismo, con razonamiento se-

Este es el dia, valerosos compañeros, que nos ha de Razonamiedar honra, riquezas, y Reyno, ò nos lo ha de quitar to del Rey todo. De una, ò otra manera, no nos puede suceder mal, Segundo en ni quedar mal librados; porque si morimos peleando, la batalla de como buenos, saldremos de los trabajos, y afanes tan Montiel', en grandes, y intolerables, que hemos padecido: fi falimos que ganó la victoriolos, conseguiremos el descauso, y libertad, que Corona, ha tanto que deseamos. Ya no podemos entretenernos

mejante:

Libro Segundo, Cap. 7.

mas, si no acabamos con nuestros enemigos. Y si ellos nos acabaren, muerte serà dichosa, y dulce, pues và se muere matando, y peleando. Peor fuera morir à crueldades, y à tormentos, como han experimentado los que por infelices se sujetaron al yugo de la esclavitud. Hizonos la naturaleza gracia de la vida, pero con una penfion, y tributo necessario, que es la muerte: Esta, nadie la puede escusar, pero puede escusar los tormentos, las deshonras, las afrentas, las injurias, rechazandolas el esfuerzo, y el valor. Y assi, una de dos; ò alcanzar oy una gloriosa victoria: ò quedar, como honrados, tendidos en el campo. Plegue al Cielo, que no vean tal mis ojos, y que no permitais, Senor, que perezcan Cavalleros tan Christianos, valientes, y leales. Pero què muerte tan desastrada nos puede venir, que sea peor que la vida arrastrada que traemos? No tenemos guerra con enemigo, que quando quisieramos ponernos en sus manos, nos concederà partidos honrosos, ni aun una tolerable servidumbre, pues yà sabeis su crueldad, y teneis experimentado bien à vuestra costa la poca seguridad que ay en su palabra. No tiene èl mas alegre fielta. que la que solemniza con sangre, y muertes à sus ojos, y con hacer destrozar hombres à su vista. Avemoslo acaso con algun tirano perverso, y detestable, ò con alguna inhumana, y feròz bestia, que parece ha sido agarro: chada en el coso, para salir de alli con mayor fiereza à hacer destrozos, y muertes. Yo consio en Dios, y en su Apostol Santiago, que esta vez ha caido en la red que nos tenia tendida; y que està acorralado donde pagarà la cruel carneceria que ha hecho en nosotros, en padres, hermanos, deudos, y amigos. Ea, pues, foldados mios, mirad no se os escape, tenedla, no la dexeis ir. No quede lanza, ni espada, que no pruebe en ella sus aceros. Socorred, por Dios, os ruego, à nuestra miserable patria, que la tiene assolada, desierta, y destruida. Vengad; vengad la fangre que ha derramado de vuestros padres; amigos, y parientes. Confiad en nuestro Señor, cuyos Sagrados Ministros sacrilegamente ha muerto, que os favorecerà, y ayudarà, para que castigueis tan detestables maldades, y le hagais un agradable sacrificio de la

de los Reyes Nuevos de Toledo. cabeza de un monstruo tan horrible, tan siero, y tan ty= rano.

Con esta platica cuentan Autores graves, (v) que Marian, 2.p. animò à sus Soldados Don Enrique: zeloso del bien co- lib. 17. cap. mun hablaba contra su hermano tan sangrientamente. Tratabale como à monstruo, y como à fiera, pudiendo mas en èl la razon, que la sangre. Y aunque pensarà alguno, que era mirar su interès, y passion propria, mediante la qual no ay hermano para hermano, ni aun hijos para padres, con todo me perfuado, que voceaba en èl tanta inocente sangre mal vertida. Animaronse, pues, tanto sus Soldados, que con corage, y brio arremetieron à sus contrarios, y como desarados leones comenzaron a hacer riza tan sangrienta, que à poco rato comenzaron à verse victoriosos. Yà dixe, como todo el Campo de Don Pedro, compuesto de Christianos, y Moros, se avian quedado aturdidos del repente con que fueron assaltados; y que recelosos de alguna traycion, unos huyeron el lance, y otros quedaron tibios, y medrosos. Como peleaban, pues, con estos recelos, apenas pudieron sufrir las primeras cargas, quando desbaratados, y sin orden comenzaron à huir à qual mas podia, si bien los Moros corrian como unos galgos. Los Castellanos mas nobles, y mas leales, assistiendo siempre al Rey Don Pedro, se retiraron con el al Castillo de la Villa, que fue punto menos que meterse en una Carcel; porque sabidor de ello Don Enrique, pensò en una industria, casi inaudita, para que no se le escapasse. Mandò al punto hacer una cerca de piedra seca (horma que llamamos; pared sin barro, ni cal) que en todos aquellos campos ay losas en abundancia, sin que para arrancarlas se necessite de instrumento, mas que el arado que las aparta, y divide. Con esta traza se hallaron los cercados temerosos, y afligidos: pues no avia portillo por dondé poder huir; porque demàs de la horma, estaban los Reales à la vista, casi hechos cordon. Faltaba' và dentro el sustento, y ann el agua; y viendo el Rey Don Pedro tan irremediable el peligro, pensò, y discurriò en la trez za que tomaria para poder salvarse. Confiriò su pensamiento con Men Rodriguez de Sanabria, Cavallero

muy

muy fino, y muy leal, y resolvieron atraer à su parte con dadivas, y promessas à Beltran Claquin, siquiera para que les diesse passo franco. Es de notar, que de ningun Cavallero Castellano, de tantos, y grandes personages, como assistian à Don Enrique, no quisieron echar mano para la traycion, y la echaron de el Francès, pareciendoles, que un eltrangero se cautivaria mas facilmente con las dadivas, y el oro. Saliò, pues, Men Rodriguez de la Villa con esta embaxada : llegò à los Reales, y pidiò por Beltran Claquin, No escuso el Frances la habla, antes muy comedido, y cortès, saliò à ver lo que le queria. Dixole, pues, Men Rodriguez, con oracion, aunque breve, compendiosa, con lastima à lo de necessidad, con carino à lo de menesteroso, con persuasion à lo de noble, que el Rey Don Pedro, su dueño, se le ponia en sus manos, ganoso de deberle la vida, y la Corona: que atendiesse à que èl era el verdadero Rey, y que à fuer de tal, deseaba mostrarse con el muy manirroto, pagandole, y premiandole el servicio que le hiciesse : que siguiesse su partido, y dexasse à Don Enrique: que le sacasse de el aprieto en que se hallaba: que usasse de la bizarria, que es socorrer al caido: que le haria señor de tantas, y tales Villas, y le daria docientas mil doblas Castellanas de contado.

Oyò el recado el Francès; y à fuer de noble, y de pundonoroso, aunque los brindis eran para hacer cosquillas à la mayor lealtad, respondiò, que no cabia accion semejante en hombres, y Cavalleros de su porte, ni por dadivas, ni haberes avia de poner à su fama tal desdoro, ni manchar sus blasones con una infamia tan fea: que le mandasse otra cosa, pero que trayciones no. Bolviò à instarle Men Rodriguez, dando muchos baños à lo que de su naturaleza era una sè rompida, y saltar à la palabra, persuadiendolo, y vendiendolo por virtud. En fin, tanto le apretò con razones, y argumentos, que para evadirse, dixo, que le diesse tiempo para pensar, y mirar lo que mejor le estuviesse: que el negocio era muy grave, y para resolverlo, se requeria algun espacio. Vino en ello Men Rodriguez, despidieronse, y quedaron en bolver à verse à tal hora, y à tal noche en aquel puesto.

Con-

Contòles luego Beltran à sus amigos lo que le avia passado, y pidiòles su consejo, y parecer. Aconsejaronle, que le diesse cuenta de todo à Don Enrique : lo uno para que conociesse su lealtad; y lo otro, para que pensasse lo que debia hacer. Tomò el consejo, pareciendole acertado ; y Don Enrique, estimandole, y agradeciendole la fineza, prometiò le daria quanto su hermano le avia ofrecido, con tal, que en bolviendo Men Rodriguez por la respuesta, le diesse à entender, que queria darle gusto, y que hiciessen que Don Pedro viniesse sobre seguro à su tienda, para efectuar el trato, y ponerle en libertad. Hizolo el Claquin assi, con que aviendo señalado noche, saliò el infeliz Don Pedro de la Villa de Montiel, puesto à cavallo, y acompañado con algunos Cavalleros. Entrò en la tienda de Beltran Ciaquin, algo sobresaltado, y receloso: que quien sia de enemigo, por seguros que haga, siempre ay bien que recelar. Viò la estancia algo assombrada, poca luz, pocos criados, y estos cariacontecidos, turbados, confusos, y hablandose en secreto: todo indicios de traycion. Abrasado yà en sospechas, le dixo Don Pedro à Beltran, que què hacian, que no marchaban luego? que què se esperaba alli? Respondiòle lo que le pareciò mas conveniente à la entretenida, esperando por instantes, que llegasse Don Enrique. Llegò, pues, y entrò en la tienda bien armado, quedandose todos, y mas los que ignoraban el engaño, hechos à la turbacion, al sobresalto, y al miedo. Fue este un lance el mas apretado, y terrible, que se cuenta en historias; porque verse dos hermanos enemigos cara à cara, ambiciosos del Reyno ambos, ambos agraviados, y ofendidos, fin mas campo, que una pieza, cada qual con los mas finos criados, y injuriarse de palabra el uno al otro, llegar à las manos, luchar, forcejear, herirle, y no moverse ninguno à esparcira los, ni à defenderlos (salvo en el ultimo aprieto, quando Beltran Claquin puso encima à Don Enrique) es cosa que pasma, y admira! y es en mi senrir, un juicio notable : lo uno, que se hallara sin defensa, estando à vista de sus mas validos, quien sobre seguro avía hecho matar à tantos : lo otro, que ganàra por sì solo, y à suerza de su brazo D.Enrique la Corona de su padre. Vamos al caso como passò. Al

K 2

148 Libro Segundo, Cap. 7.

Frosarte, Historiador Francès.

Al entrar Don Entique en la tienda, y Palacio donde estaba Don Pedro, dice cierto Autor Francès, que pregunto: Adonde està el hi de puta, Judio? Palabras, que si assi passaron, llevaban mucho fondo de malicia, pues tiraban à la honestidad de la Reyna Doña Maria, madre del Rey Don Pedro, por aquel run run que huvo de dexarse ver, y hablar. Y lo Judio, por la general del vulgo, de ser esta señora Reyna Portuguesa, como si en-Portugal no huviera familias esclarecidas, y limpias, y mas en la clara alcuña de sus Reves. Con que no puedo persuadirme, que dixera Don Enrique à su hermano semejante oprobio. Y si lo dixo, seria un desfogo de la colera, sin entrar en parte la razon. Pero Don Pedro tiròle à la pregunta por los mismos filos, diciendo: Tù eres el bi de puta, que vo bijo soy de el Rey Don Alonso. A esto se expone quien habla mal, y mas el que tiene algo que le digan. Traslado à nuestro gran Carlos Quinto, quando se encogio de ombros al decir el otro en su reto, que firmara quien dixera, que en su linage no avia esta, ò aquella falta. De suerte, que el mas recto, y ajustado, el mas noble, el mas ilustre, si habla mal, tendrà tambien que le digan. Traslado à nuestro Rey Don Enrique, pues como se veia por parte de padre, y madre tan esclarecido, (porque Doña Leonor de Guzmán no debia nada à Noble) toda sangre Real, dimanada de unas en otras Coronas, pareciòle, que Don Pedro era menos que èl, por lo de Portugal, sin reparar, que tenia por donde le hiriessen, que era por lo bastardo.

Otros dicen, que al entrar Don Enrique, y al mirarse el uno ai otro, se quedaron casi pasmados, consusos, y aturdidos. No era el lance para menos; porque Don Enrique avia yà muchos assos que no avia visto à su hermano; y por esto, y por vèr, que mereciò ser su Rey, que era hijo legitimo de su padre, y à quien de derecho daba el Cielo Magestad, que iba determinado à matarle, y que con engaso le avia traido alli: por cada cosa de estas, quanto, y mas por todo junto, no era mucho se pasmàra, y se aturdiera. Don Pedro por el consiguiente, vista à los ojos la traycion, viendose vendido, engasiado, y en manos de su contrario, què llamaradas de

colera, y de pesar no-le osuscarian las potencias, y le trastornarian los sentidos? Mirandose, pues, el uno al otro, no se acertaban a hablar. Los criados de la una, y otra parte, mas perdidos que los dueños, ni atinaban à moverse, ni sabian què decirse. En fin, turbacion, confufion, miedo, pasmo, dolor, pesar, y sentimiento, embargaron los animos de todos. Un Cavallero Francès fue quien primero facudiò lo encogido, y rompiò la voz, diciendole à Don Enrique, y señalando à Don Pedro con la mano: Mirad, señor, que el que teneis delante, es vuestro enemigo. A lo qual Don Pedro, con lo feròz, y bravo de su natural, y dandose en los pechos con la mano, respondiò dos veces": Yo foy , yo foy. Enronces Don Enrique, metiendo mano à una daga, arremeriò à el, tirandole un golpe al rostro. Don Pedro, ò yà suesse que iba desarmado, ò yà que Don Enrique no le diò lugar, no uso de mas defensa, que venir à los brazos. Era robusto, y membrudo: Don Enrique, aunque animoso, era de pocas carnes; y assi en la brega, y la lucha que se moviò entre los dos, vino Don Pedro à llevar la mejor parte, pues diò con Don Enrique en tierra: y le brumàra, sin duda, à no acudir tan presto Beltran Claquin, que dandoles buelta, puso à Don Enrique encima, diciendo estas tan memorables palabras: Yo no quito Rey, ni pongo Rey, pero libro á mi señor. De verdad que le diò la vida, con que viendose mejorado de puesto, mato à Don Pedro à muchas puñaladas. Expectaculo funesto, lamentable, y triste! Un Rey de Castilla rebolcado entre su sangre, muerto à manos de un hermano, quando jamas lo viò España? Ni quien, fino los campos de Montiel, han visto tal tragedia? Permission fue Divina, que quien à un hermano ran noble, y tan ilustre, como Don Fadrique, Maestre de Santiago, tronco esclarecido de los Almirantes de Casti: lla, matò alevosamente en su mismo Alcazar, (sangre que hasta oy la lloran los marmoles de Sevilla) no escusando de ayudat por fus milmas manos à los que carniceros executaban la crueldad, muera tambien sobre seguro à manos de otro hermano, à quien quizà la justicia de Dios diò comission para hacerlo. Si èl sue un Cain fratricida, què mucho que aya un Lamech, que le de la muerte? A

150 Libro segundo, Cap. 7.

A los que avian ido acompañando à Don Pedro, que eran el buen Men Rodriguez, Don Fernando de Castro, y Diego Gonzalez de Oviedo (que como dexamos dicho, el repente, y la traycion los dexò pasma. dos) les echaron mano al punto los que iban de guarda de Don Enrique. Su pena, y su dolor de vèr matar à sus ojos à su señor natural, y sin poder socorrerle, ni aun morir aili con el, considerelo quien sabe discurrir en penas, y dolores semejantes. El cuerpo de el Rey Don Pedro le lievaron à enterrar à la Villa de Alcocer. Sinninguna pompa funeral le depositaron en la Iglesia de Santiago. Alli estuvo hasta el tiempo del Rey Don Juan el Segundo, que le mandò trasladar al Convento de las Monjas de Santo Domingo el Real de la Villa de Madrid. Al instante que nuestro Rey Don Enrique quedò sin competidor, bolando la fama de el fracaso en breves horas por todas las Ciudades, y Villas de Castilla, se trocaron las cosas de manera, que desmayando los animos de la faccion contraria, cedieron al Nuevo Rey las armas, las Plazas, los derechos, y omenages. La Villa de Montiel se puso al punto en sus manos. La Ciudad de Toledo, viendose sin el yugo que la tenia oprimida, le abriò las puertas al punto. Sevilla le recibiò con regocijos, y fiestas; y à este tenor, las demàs Ciudades, y Villas de la Andalucia le prestaron la obediencia. Sola Carmona, donde tenia Don Pedro sus hijos, y su tesoro, conservò con valor la voz del Rey difunto.

#### CAPITULO VIII.

DE LOS MUCHOS PRETENDIENTES que falieron à la Corona de Castilla; y como el Rey Don Enrique supo manoso, y valiente conservarse en ella, baciendo grandes mercedes

à los suyos.

Uando por muerte del Rey Don Pedro de la manera que vimos, harto lastimosa, parecia que quedaba Don Enrique Rey absoluto del Cetro, sin ninguna competencia, se empezaron à levantar unas borrascas de ambiciones estrangeras, que para vencerlas,

las., y aquierarlas fue menester el poder, y la industria, maña, y valentia, traza, y ardimiento de nuestro Nuevo Rey. De todas estas gracias, y habilidades doto el Cielo à Don Enrique, y annque en pequeño cuerpo, le engrandeciò, y enriqueciò de dones. Los pretensores de el Reyno (que todos en comun convenian en que Don Enrique no tenia accion legitima, por el desecto de su nacimiento) eran el Rey de Portugal, por hallarse viznieto de el Rey Don Sancho el Bravo, nieto de su hija Dona Beatriz : el Duque de Alencastre, hermano de el Principe de Gales, por estàr casado con Doña Constanza, hija de el Rey Don Pedro, y de Dona Maria de Padilla; y-el Conde Cantabrigense, hermano del mismo Principe, casado con Doña Isabel, hija menor del sobredicho Don Pedro. Cada uno de estos personages, todos grandes, y todos con buen titulo, se intitulaba yà Rey de Castilla, y de Leon, y cada uno se prevenia para entrarse por armas en la possession. El Portuguès, como se hallaba mas cerca, se apoderò de hecho de Ciudad-Rodrigo, de Alcantara, y de Tuy, todas Plazas buenas, y en cuyos omenages hizo que por èl se alzaran los pendones. Por otra parte, viendo la rebuelta de la feria, y que en casos tales suelen los codiciosos hacerse de riquezas, unos con algun color, otros sin èl, los Reyes de Aragon, y de Navarra quisieron aplicarse cada uno las Plazas, y Castillos que pudiessen. El Navarro se apoderò de muchos, y buenos Pueblos. El Aragonès tomò à Molina, à Canete, y à Requena. El Rey de Granada, por lo amigo que fue de el Rey Don Pedro, le parecia tambien entrar en parte. De suerte, que assi propios, como estraños, querian cargar, ò en todo, ò en parte con los Reynos de Leon, y de Castilla: Todas amenazas dignas de temerse : todas tempestades dignas de llorarse.

No desmayò nnestro valiente Don Enrique, por mas que estas sonadas, y rumores llegaron à sus oidos; porque como con su agrado, con su afabilidad, con su cariño, tenia cautivos los animos de sus vassallos, las Ciudades, y los Pueblos, considerò que tenia suerzas bastantes para desender su partido; mas no obstante, no se K4

152 Libro segundo, Cap. 8.

echò à dormir: que enemigos poderosos, y algunos à la puerta, siempre son de temer. Y como los animos de los hombres son de ordinario inconstantes, no ay que descuidar el mas abroquelado. Assi Don Enrique, aunque lo veia todo llano, y que todas las Ciudades, y Villas se daban por suyas, pareciòle, que era bien sobornar las voluntades, y comprar con beneficios aquellos rendimientos. Claro està, que sirve à un señor muy discrentemente el que està prendado, que el que sirve de gracia, ò por obligacion. Y que sue derecho de gracia darle à Don Enrique la Corona, y llamarle Rey los Reynos, nadie ay que lo dude. El mismo Rey (que no era bobo) lo sentiria tambien assi. Luego para que estaobediencia graciosa, y esta lealtad voluntaria se hallasse con obligaciones, para no bolver atràs, necessario era cautivarles, ò comprarles este derecho. Assi lo hizo nuestro Nuevo Rey, si bien la traza, y la industria bien antigua era, y aun quizà, y sin quizà, la tomò, y aprendiò de otro Rey Nuevo, bien parecido à èl en las fortunas, y en los tymbres, que alcanzò à fuer de sufrido, y de valiente: David digo, que de Pastor humilde, ascendiò al Cetro, el qual muerto su competidor, con tener grangeadas las voluntades, y afectos de Ifrael, y tener feguro del Cielo (esto fue mas, y es un caso muy notable para lo que vamos ponderando) teniendo, digo, palabra empenada de Dios, de que avia de ser Rey, y estar, como tal, yà ungido, para aver de tomar en Hebron la possession, dice el Sagrado Texto, que de los ricos despojos que avia ganado, y quitado à los Amalecitas, fue contentando, grangeando, ofreciendo, ò fobornando (digamoflo.assi) à rodos los señores, y principales cabezas de la Tribu de Juda, para tencrlos mas sujetos, y ganosos de David Perfe- prestarle vassallage, y rendirle la obediencia. En la Segunda Parte de mi David Perseguido hago esta ponderacion con mas realce. Alli remito al curioso. Esta misma traza, esta misma industria de David tomò nuestro Rey Enrique, contentando con dadivas, grangeando con dones, y comprando con mercedes (digamosio assi) à todos los grandes personages, y Cavalleros de cuenta, juz-

gando, y juzgando bien, que cogidas las cabezas, lo

ir. Reg. cap. 30. ibid. Interlinealis.

guido, z.p. cap. 16.

:03

de los Reyes Nuevos de Toledo. 153

tenia todo de su parte. Aviendo, pues, assegurado las Plazas de la Andalucia, y sentado treguas con el Moro de Granada (que quando obliga la necessidad, no ay. que hacer duelos de pundonor; y quando ay Christianos, que quieren meter cizana, no es malo taparle la boca à un perro) dexando, pues, todo esto en buen estado, se vino el Rey à Toledo; lo uno, por salir à recibir à la Reyna Doña Juana su muger, y al Principe Don Juan su hijo, que eran llegados à Burgos, desde Rosellon, donde por el Rey de Francia tuvieron el aloxamiento, que diximos; y lo otro, por empezar en esta Ciudad à derramar sus mercedes, y usar de sus larguezas. Siempre Toledo, y aquella Sagrada Piedra, sellada con las plantas de la Serenissima MA-RIA, le arrastrò à nuestro Rey la voluntad, y el afecto; y assi en vida, y en muerte, quiso honrar à esta Ciudad.

Tratò en lo primero, pagar lo que debia, y mas quando los foldados estrangeros decian jactanciosos, y aun desvergonzados, que en sus manos avian tenido el Reyno, y se le avian dado à Don Enrique; con que se ha de advertir, que no avia Capitan, ni aun soldado de baxa esfera, que no pensasse que se le debia à su espada, y à su brazo la Corona, y que se lo avian de pagar à peso de oro; y como consideraban al Rey tan liberal, y tan franco, por el mismo caso pensaba el que menos, que avia de fer la paga un millon, ò cofa igual. El Rey, à trueque de que nadie fuesse descontento, quisiera tener que darles unas Indias. Para pagar las docientas mil doblas, que ofreciò à Beltran Claquin, hizo barrer todo el tesoro, y rentas Reales, que paraban en las Arcas. Honrôle luego con el titulo de Duque de Soria, y de Molina: honra la mayor que pudo darle, y la primera, que con titulo propietario se diò en España; porque aunque en tiempo de los Godos huvo algunos Duques, como fueron Severiano, Duque de Cartagena (padre nobilissimo de aquellos graves Doctores, tan doctos, y tan Santos, San Leandro, San Isidoro, y San Fulgencio) y Don Fabila, Duque de Cantabria, gozaban de esta diguidad solo por sus vidas, no en propiedad,

Primer Dnque de los Reynos de Castilla, con titulo propietario. 154 Libro Segundo, Cap. 8.

(x)
Haro en su
Nobiliario,
2. p. lib. 9.
cap. 20.

que passalle à sus descendientes (como dexamos dicho antes de aora.) Es tan soberano este titulo de Duque, que casi ombrea con la Magestad Real. Es tan excelente, que aunque Señores, los mas grandes de Castilla, y descendientes de Reyes, pretendieron que les honrassen con èl, no pudieron alcanzarlo. (x) Què mayor senor, que Don Juan Manuel, poderoso en Estados, esclarecido en sangre, hijo del Infante Don Manuel, y niero del Rey Don Fernando el Santo, Señor propietario de todo el Señorio de Villena, con las muchas Villas, y Castillos que comprehende, suegro que vino à ser de nuestro Rey Don Enrique, por ser padre de Doña Juana Manuel de la Cerda. Este Cavallero, pues, con toda esta, potencia (pues fue el mayor Señor de Estados, y rique; zas, que en su tiempo tuvo España) no pudo alcanzar del Rey Don Alonso Onceno, padre de nuestro Don Enrique, que le honrasse con el titulo Ducal, pareciendole, que seria igualarle à sì, ò que era hacer mucha sombra à la Magestad Real. Conozcase, pues, en esto lo honrador, y manirroto, lo liberal, y agradecido, que quiso proceder nuestro gran Don Enrique, pues abriò la puerta, que con tantos candados tuvieron cerrada todos sus progenitores, dando luz, y siendo pauta para que sus descendientes honrassen, y premiassen con grandeza semejante à los que viessen merecedores, y dignos de ella. Pero se ha de advertir, y reparar, que aunque este generosissimo Principe comenzò bizarro à usar de esta gracia, y merced, no empero cstragò la Magestad en hacerla comun. Solamente diò dos titulos de Duque; el primero, el que dexamos dicho, de Soria, y de Molina à Don Beltran Claquin, como à quien le debia gran. parte de la vida, y mucho de la Corona. El segundo, de Benavente à su hijo Don Fadrique de Castilla, habido fuera de matrimonio en cierta schora, llamada Doña Beatriz de Angulo, ò Dona Leonor Ponce, segun sentir de otros. Parece que diò à entender en esto, que la dignidad Ducal no debia darse sino à un hijo de un Rey, ò à un Capitan, que le ha susteutado el Reyno: prudencia notable, andar tan medido entre las larguezas de bizarro! Bueno fue abrir la puerta, para enseñar, que los

de los Reyes Nuevos de Toledo.

Reyes Soberanos, como son los de Castilla, pueden honrar con este tymbre à un Infante, ò à un Valido; pero no hacer tan tribial honra tan alta, que se estimasse en menos.

En las dignidades de Conde, y de Marquès, anduvo tambien atento, pues solo diò un titulo de Marquès, que fue el de Villena, à Don Alonso de Aragon, tio carnal del Rey Don Pedro de Aragon. Esta fue la primera vez que fue Marquesado el Señorio de Villena, que como hemos dicho, fue con solo titulo de Señor, de Don Juan Manuel, nieto del Rey Don Fernando el Santo, y padre de nuestra Doña Juana Manuel, Reyna de Castilla, la qual llevò en dote estos Estados. De suerte, que el de Villena fue el primer Marquès, y al tanto mas antiguo, que ha avido en España. Es titulo tan honroso, que con estar ya incorporado este Estado en la Corona de Castilla, como lo ha estado otras veces, no le quieren dexar los Duques de Escalona, intitulandose, y firmandose Marqueses de Villena. De Conde sue los mas titulos que diò: de Trastamara al mismo Beltràn Claquin; y de Carrion à Hugo Carbolayo: pero perdieronlos en la batalla de Naxera, quando, como vimos, ganò la victoria el Rey Don Pedro, y nuestro Don Enrique huyò derrotado. A Don Tello de Castilla, su hermano, que por Doña Juana de Lara, su muger, era Senor de Vizcaya, le hizo Conde de tal Senorio, y de Caftañeda. A Don Sancho de Castilla, hermano tambien suyo, le hizo Conde de Alburquerque. A Don Alonso Enriquez de Castilla, hijo suyo suera de matrimonio, hizo Conde de Guijon, y de Noroña. A Don Pedro de Castilla, su sobrino, hijo del infeliz Maestre de Santiago Don Fadrique, le hizo Conde de Trastamara, que como queda advertido, le avia dado este titulo à Don Beltran Claquin, antes de la batalla de Naxera. El Condado de Carrion, que diò la primera vez à Hugo Carbolayo, le diò en esta ocasion à Don Juan Sanchez Manuel, sobrino de su muger la Reyna Doña Juana. Està sepultado este Cavallero en la Capilla Mayor de la Iglesia de Alcaraz, que hizo labrar à su costa, dotandola de grandes, y famosas propiedades, que dicen rentan mas

156 Libro Segundo, Cap. 8. 3 h

(y)
Haro en su
Nobiliario,
1. p. lib. 1.
cap.9.

de ocho mil ducados, que goza la Mesa Capitular de dicha Iglesia, con carga de ciertos Aniversarios por èl, y por sus difuntos. (y) A Don Juan Alonso de Guzman, niero de Don Alonso Perez de Guzman el Bueno, y de Dona Maria Alfonso Coronel, Fundadores de la Ilustrissima Casa de Medina-Sidonia, la diò nuestro Rey Don Enrique la Villa de Niebla, con titulo de Conde, y demàs à mas, le casò con su hija Dona Beatriz de Castilla; por aver sido uno de los mejores Cavalleros, que en oposicion del Rey Don Pedro su hermano, (cuya parcialidad figuiò al principio) favoreciò su pretexto, siguiendo sus vanderas. A Mosen Bernardo de Bearne y Fox, hijo del Conde de Fox en Francia, y Principe de Bearne, le hizo Conde de Medina-Celi, por averle ayudado valerosamente en la recuperacion de estos Reynos con docientas y cinquenta lanzas, y casòle con Dona-Isabèl de la Cerda, viuda, pero moza, y hermosa, de-Don Rodrigo Alvarez de Asturias, Señor de la Casa de Norona, hija de Don Luis de la Cerda, Conde de Claramonte en Francia, y nieta de Don Alonso Perez de Guzman el Bueno. A Mosen Per de Billanes, personage de los de mas cuenta que vinieron de Francia à seguir su partido, y que en todas ocasiones le ayudo bizarro. con consejos, y con armas, le hizo Conde de Ribadeo en Galicia: Estado, que al modo que Beltran Clagnin, y otros estrangeros, debiò de venderle, para bolverse à su patria.

Solos estos titulos de Duques, Condes, y Marqueses, diò nuestro Rev Don Enrique; y como se ha visto;
todos à personas soberanas, hijos, y dendos de Reyes, ò Capitanes insignes. Dos Duques, ocho Condes,
y un Marquès, quien no dirà, que es cosa poca para
un Rey, que se alzò con el renombre de bizarro, de
Cavallero, y de hacedor de mercedes? Lo dirà quien
no supiere, que sue mas para entonces crear estos once Titulos, no aviendo exemplar, que hacer aora, aviendole, mil Condes, y Marqueses. No está la gracia en lo
mucho, ni en lo poco, sino en empezar à darle puerta
à una gracia. Si no huviera empezado nuestro Rey à
hacer estas mercedes, tengo por sin duda, que no hu-

vie-

viera oy un Titulo en Castilla, en quanto à la propiedad, y hereditario. Porque como los Principes proceden tan atentos, nunca quieren inventar gracias, que no hicieron sus antepassados: merced de que no ay exemplar, la rechazan siempre la Camara, y los Consejos. Hasta la Silla Apostolica observa este estilo. Pero si un Rey, ò un Pontifice, ò zeloso, ò hazañero, se encapricha, y quiere hacer una gracia, con una que haga fola, no escusarà el successor, à successores, de hacer un millon de ellas: linda prueba, aun en lo espiritual, y que nadie ha de negarla. Por derecho positivo, yà se sabe està vedado el matrimonio entre parientes dentro del quarto grado. Guardabase esto tan acerrima, è inviolablemente, que aun para Reyes de España no se permitia dar dispensa, fucediendo muchas veces estàr entredichos los Reynos de Leon, y de Castilla, por no quererse apartar dos Principes parientes en tercero grado; y ir tal vez hasta Roma un Arzobispo de Toledo por una dispensa de estas, y negarsela el Pontifice: (z) cosa que causa horror, y no ha quatrocientos y fesenta años que passaba. Dirà alguno, que no avria cansa; y avialas tantas, y tan graves, que la menos era la pacificacion de los Reynos, por andar casi siempre en barajas, y contiendas los Reyes de Castilla, y de Leon, los de Portugal, los de Aragon, y Navarra. Mayor causa era tener yà hijos una Infanta de un primo, òpariente luyo, y aun para legitimarlos, no querer darles cispensa, suera de quedar una doncella de ran altas prenda: con mal nombre, y repudiada. Todas estas causas se le legaban al Pontifice, con las discordias, guerras, dano, y muertes, que se podian seguir; pero à todo cerrabalas orejas, con decir, no ay exemplar, no puedo, ò no quiero hacer lo que ninguno ha hecho. No seria, pues, parque sabrian poco los Pontifices de aquel riempo; por ue dexando aparte à otros, una de las mayores cabeza que ha tenido la Iglesia, sue Inocencio Tercero, granissimo Letrado, y que en Divinas, y humanas letras no se : aventajò ninguno. Los muchos, y graves textos, que ayen los cinco Libros de las Decretales, decissiones suy, baltan para testimonio. Este, pues, fue, à fuer de doch, quien mas acerrimamente

(z)Don Alonfo Rey de Leo, teniendo yà tres hijos en Dona Teresa, Insanta de Portugal, le excomulga -ron Celestia no, y Inocencio Tercero,y pufieron en todo el Reyno entredicho, hafque le apartaron. Luego se casò con Doña Berenguela, hija del Rey, Don Alonfo de Castilla, su primo; y delpues de tener en ella otros quatro hijosel mismo Pótifice Inocen cio les hizo que se apartassen á fuerza de Cenfuras. Y eita fue la dispensa, que un Arzobispode Toledo , y tan grande, como Don Redrigo Ximenez, yendo en person na à Roma, no pudo al-

C20.4

58 Libro segundo, Cap. 8.

canzarla,con causas tá graves, como alegò que avia. Mariana r.part.lib. 11. Cap. 17. 20. 23. Yel Rey D. Sancho el Bravo, que casò con Doña Maria, hija del Schor de Molina, pariéta suya en tercero grado, nunca mientras viviò, pudieron alcanzar, difpeníacion de los Sumos Pontifices, y teniendo và hijos. Mariana r.p. lib. 14. cap. 5. "Q. 15.

negò las dispensaciones à Principes, y Reyes, en qualquier grado que fuesse. Estando, pues, tan cerrada como esto la puerta de esta gracia, entra en la Silla Apostolica Bonifacio Octavo, doctissimo tambien en todas facultades; y queriendo gozar de su potencia, y no tenerla atada à lo riguroso de la ley, concede de una vez tres dispensas, y todas para Principes, y Reyes de España, (a quien se mostrò siempre muy asecto) la una para el Rey Don Fernando Quarto de Castilla, con Doña Constanza, hija del Rev Don Dionis de Portugal; ia otra, para Don Alonfo, Infante de Portugal, hijo de Don Dionis, con Doña Beatriz, hermana del Rey Don Fernando de Castilla. Y la otra, para la Reyna de Castilla, viuda del Rey Don Sancho el Bravo, legitimando su matrimonio, aunque difunto el matido: cosa que se les hizo à algunos muy dura, dudando en si los Pontisices podian revalidar casamientos de difuntos. Como si suera bobo Bonifacio, y no supiera hasta donde se estiende su jurisdiccion, en lo que toca à derecho positivo. Al punto, pues, que los Pontifices successores à Bonifacio vieron puerta para dissolver estos impedimentos, y conceder estas gracias, quando todos sin reparo las han ido concediendo, tan sin medida, y sin tassa, que no folo à Reyes. Principes, y Cavalleros, fino à todo; en comun, alegando justa causa, se las conceden, y storgan: Luego à la bizarria, y à la liberalidad del Papa Bonifacio vienen à estar obligados, y deudores los que al:anzan este indulto; y mas hizo el en conceder entonces res dispensas, que no sus successores en millares que conceden.

Asi, pues, nuestro Nuevo Rey Enrique suc quien diò la mano à todos los demàs Reyes rara hacer estas franquezas, y ilustrar sus Reynos con taxos titulos, como oy vemos en Castilla. Once, como la dicho, diò solamente, y los mas à hermanos, y à lijos suyos. Mas sue yà la pauta, y el dechado para que sus descendientes, unos le ayan imitado, y otros a cedido en estas bizarrias. Que por gusto de eleurioso, harè capitulo aparte de los Titulos, que desse entonces han dado, y acrecentado los Reyes de Casta. Aora por ser de este lugar, advierto, que las mestedes que hizo este mag-

nis

de los Reyes Nuevos de Toledo. 159

nifico Rey de Ciudades, Villas, y Castillos, con titulo de señorio solamente; y que si faltasse succession, bolviessen à la Corona, no se pueden numerar, porque sueron infinitas. De suerte, que sueron pocos, ò ningunos los Cavalleros de cuenta que le ayudaron en la succession, y pacificacion de sus Reynos, à quien no diesse Lugares de señorio, que los mas han ascendido à ser yà Titulos, Condados, ò Marquesados. Fuera de esto, porque aun los mas minimos soldados no quedàran quexosos, hizo para satisfacerles labrar una moneda baxa de ley, de cruzados, y Reales; y aunque en adelante, por la alteracion de los precios, vino à ser malo el arbitrio, (al modo que en nuestros tiempos lo lloramos, y fentimos con tantas alteraciones de monedas) con todo, para remediar aquella necessidad presente, dicen, que sue muy util, pues con esso pagò à todos, embiandolos contentos. Con que no debemos efpantarnos, que para desahogar tal vez à un Rey, que se halla empeñado, se use de esta traza: pues quien rebolviere Libros, verà que no es cosa nueva.

### CAPITULO IX.

DE LOS TITULOS DE DUQUES, CONDES; y Marqueses, que à imitacion del Rey D. Enrique Segundo, ban dado los demàs Reyes, hasta el Rey D. Felipe Quarto, y à què Casas, y apellidos.

Orque no todos pueden tener las Coronicas, y Libros de autoridad, me ha parecido ingerir como parentesis en esta historia del Rey de las mercedes, una como lista, ò catalogo de los Titulos mas principales, que oy se hallan en Castilla, para que quien no lo sabe, se halle à poca costa capàz de ello; y el que no lo necessite, con dexar este breve Capitulo, no tendrà que formar quexa.

El Rey Don Juan el Primero diò solos des Titulos de Duques.

Duque de Valencia de Campos hizo à Don Juan, In-

160 Libro segundo, Cap. 9.

fante de Portugal, hijo del Rey Don Pedro, y de la hermosa Dosa Inès de Castro, que se avia retirado à Castilla, dandole por muger à su hermana Dosa Constanza; la que llamaron Insanta, por ser muger del Insante. Duque de Pesasiel al Insante Don Fernando de Castilla, su hijo segundo, que vino à reynar en Aragon, aviendole yà hecho antes Conde de Mayorga, como dirèmos en los Titulos que se siguen.

## El Rey Don Juan el Primero dió los Titulos de Condes siguientes.

Conde de Mayorga hizo à Don Pedro Nunez de Lara, hijo habido fuera de matrimonio de Don Juan Nunez de Lara y de la Cerda, Senor de las Casas de Lara, y Vizcaya, y de Dona Elvira Martinez. Muriò sin succession el tal Conde en el Cerco de Lisboa, con que cessò en èl este Titulo.

Diòse despues à Don Juan Alsonso Tellez de Meneses, Conde de Barcelos, y Almirante de Portugal, hermano de la Reyna Doña Leonor de Meneses, muger del Rey Don Fernando de Portugal, padres de la Reyna Doña Beatriz, segunda muger del Rey Don Juan el Primero de Castilla. Muriò tambien este Conde en la batalla memorable de Aljubarrota, y sencciò aqui el Condado de Mayorga, por no dexar succession el dicho Don Juan Alsonso Tellez de Meneses.

Diòle despues el mismo Rey al Infante Don Fernando de Castilla, su hijo segundo, que vino à ser en adelante Rey de Aragon, por ser hijo de la Infanta de Aragon Doña Leonor, Reyna de Castilla, primera musger de el Rey Don Juan el Primero. Al qual hizo tambien, como queda dicho, Duque de Peñasiel, en el ultimo año de su reynado en las Cortes de Guadalaxara, que se celebraron el año de 1395. Pusole sobre su cabeza una Corona muy rica de aljosar, con slores iguales, que es la insignia de la Dignidad Ducal. Feneciò tercera vez este Condado en el Insante Don Juan de Castilla, hijo segundo de Don Fernando, por las desobricas que tuvo con el Rey Don Juan el Segundo, su pri-

primo hermano, por cuya causa passò à la Casa de Pimentel.

Conde de Monte-Alegre à Don Enrique Manuel de Villena, Cavallero muy celebrado en aquel siglo, hijo natural de Don Juan Manuel, Señor de Villena, Escalos na, Peñafiel, y Alarcon, de quien yà hemos dado alguna noticia, por ser padre de la Reyna Doña Juana do Castilla, madre del Rey Don Juan el Primero; con que el Conde Don Enrique venia à ser tio del mismo Rey Don Juan.

De suerte, que este Serenissimo Principe no diò mas que estos Titulos de Conde, y à personas tan de sangre Real, y ilustre, como se ha visto. De Marqueses no se

halla que diesse titulo alguno.

Titulos de Condes, que diò el Rey Don Enrique Tercero; llamado el Enfermo.

Conde de Cangas, y Tineo hizo à Don Enrique de Aragon, su primo hermano, llamado tambien Marquès de Villena, por hijo de Don Pedro de Aragon, y de Doña Juana de Castilla, hija de Don Enrique el Segundo, que fueron Marqueses de Villena. Este Don Enrique, Conde de Cangas, sue el Astrologo, de quien se han dicho tantas cosas en materia de su ciencia, especialmente de la Nigromancia. Fue nieto de Don Alonso de Aragon, primero Marquès de Villena, y primer Condestable de Caffilla. En recompensa, pues, de la pretension que tenia al Marquesado de Villena, le dieron à Cangas, y Tineo, con titulo de Conde.

Conde de Ribadeo en Galicia à Don Ruy Lopez Davalos, que aunque este Estado, como queda referido en el capitulo antecedente, avia sido del Conde Mosen Per de Billanes, bolviò à la Corona, por venta que del hizo, para bolverse à Francia. Fue Don Ruy Lopez Davalos de los varones mas esclarecidos, que ha tenido Castilla. En armas, y en prudencia, hizo hechos Haro en su señalados. (a) Librò à Benavente del Duque de Alen-Nobiliario, castre en singular desasso. Pacificò à la Ciudad de Mur- 1. part. lib. 16 cia, matando al Tyrano delante de seis mil hombres de cap. 36

pelea, que le acompanaban. Porque no cayesse el Rey en el comisso, se atrojò con su cavallo al rio, y passò à nado, con riesgo de la vida, à hacer la notificacion al Duque de Alencastre, de las Capitulaciones que estaban hechas. Por estos, y otros singularissimos servicios, le diò el Rey, como he dicho, el Condado de Ribadeo, sin otros muchos Estados de que le hizo Señor, como sueron las Villas de Arcos, Arjona, Arjonilla, Jodar, Ximena, la Higuera, el Colmenar, Osorno, y Candeleda. Fue tercero Condestable de Cassilla, el govierno, y la privanza de aquel Rey; mas rodardo la fortuna, ennulaciones, y embidias, vinieron à malquistarle con el Rey Don Juan el Segundo; de modo, que muriò en Valencia pobre, y desterrado; sì bien su fama vivirà eternamente en la memoria.

Conde de Benavente, à Don Juan Alonso Pimentel, Cavallero Portuguès, y uno de los mas valientes, y famosos que florecieron en su tiempo: el privilegio, y titulo que le diò el Rey con toda jurisdiccion, alta, y baxa, civil, y criminal, es muy notable, por las honras, y mer-

Haro supr. cedes que le hizo. (b)

Conde de Valencia, à Don Martin Vazquez de Acuna, famoso descendiente de Don Pay Gutierrez de Acuña, à quien Don Alonso Enriquez, primer Rey de Porgal, le diò las Cuñas por Armas (que son nueve Cuñas azules en campo de oro) porque se metia como cuña en las partes peligrofas contra el Moro, haciendo hechos señalados. Este Martin Vazquez de Acuña, con su padre, y sus hermanos, siguieron las partes del Rey Don-Juan el Primero de Castilla, en la pretension del Reyno de Portugal, por su segunda muger la Reyna Doña Beatriz, en contrapolicion de los Peregras, que figuieron al Maestre de Avis. Y como en la de Aljubarrota gano el dicho Maestre la victoria, y la Corona, passaronse los Acunas à Castilla, como declarados enemigos de Nuño Alvarez Pereyra. En recompensa, pues, de sus servicios, hizo el Rey Don Enrique Tercero Conde de Valencia al so: -bredicho Martin Vazquez de Acuña; y à sus dos hermanos diò otros Estados, con Titulo de Senorio; y à Juan Fernandez Pacheco, por intimo de estos Cavalleros, y muy

igual

Haro supr.

de los Reyes Nuevos de Toledo. ignai à eilos en servicios; y en hazañas, diò la Villa de Velmonte.

Algo me he ido deteniendo en especificar la grande. za de los Cavalleros, à quien diò el Rey Don Entique Titulos de Condes, que fueron solos los quatro referidos, para que se vea con la limitacion que procedieron estos Principes (que fueron nuestros tres Reyes Nuevos) en hacer estas gracias, siendo suerza de meritos, y virtudes, los que las conseguian. De Duque, ni de Marquès no diò este rectissimo Rey titulo alguno.

## Titulos que diò el Rey Don Juan el Segundo.

Este Serenissimo Principe comenzò à estender la mano en hacer estas mercedes, honrando con ellas à famofos, y grandes Cavalleros, porque los huvo menester para los rebeliones, y guerras domesticas con que anduvo trabajado.

### De Duques.

Duque de Medina-Sydonia hizo à Don Juan Alonso Haro 1. parte de Guzman, tercero Conde de Niebla, Adelantado de lib.i. c.10. Andalucia, y que ganò à su costa la Ciudad de Gibraltar.

Duque de Arjona hizo primero à Don Fadrique de Castro, que por querer sobresalir muriò en prisson en el Castillo de Peñasiel. Luego diò esta dignidad à Don Fadrique de Aragon, Conde de Luna, Señor de Alcoy, Crevillen, Tramadiel, y Elche en el Reyno de Valencia, hijo natural de Don Martin, Rey de Sicilia, y legitimado por el Papa Benedicto XIII. Hizole assimismo merced de las Villas de Cuellar, y Villalon. Procediò tambien ingrato, pues quiso alzarse con la Ciudad de Sevilla. Fue preso en Medina del Campo, y muriò en prision perpetua en el Castillo de Brazuelas, junto à Olmedo. (c)

Duque de Villena à Don Enrique, Infante de Ara- Haro 2. p. gon, su primo hermano, y cuñado, casado con la Infanta lib.9. c. 25. Doña Catalina, su hermana. No se logrò esta gracia, porque diò en fer muy opuesto al Rey, y muy amigo, y aliado de Don Ruy Lopez Davalos, sobre que huvo hartas rebueltas, y debates en Castilla.

164 Libro segundo, Cap. 9.

Duque de Truxillo à Don Alvaro de Luna, su gran Privado, y à quien despues de estas honras, con otras muchas dignidades, y mercedes de Condestable de Castilla, Marquès de Villena, y Maestre de Santiago, le hizo cortar la cabeza en Valladolid: desengaño, y escarmiento el mas memorable que se halla en las Historias, para que se vea lo vanas, y caducas que son las glorias del mundo.

Haro I. p. lib.4. C.19.

(d)

lib.4. c.3.

Duque de Galisteo à Don Gabriel Manrique, Comendador Mayor de Castilla, como consta de un Privilegio, y Titulo, que à la letra refiere Haro en su Nobiliario.

#### Condes.

Conde de Santistevan de Gorzmàz hizo à Don Alvaro de Luna, Estado, que oy posse el Duque de Escalona.

Conde de Medellin, y despues de Arcos, à Don Pedro Ponce de Leon, Señor de Marchena. A Medellin posseen oy los de Portocarrero, dando este mismo Rey titulo de Conde à Don Rodrigo Portocarrero, primero Conde de esta Casa.

Conde de Castrogeriz à Don Diego Gomez de Sandoval, Adelantado Mayor de Castilla, y Canciller, y que en muchos actos publicos gozò titulo de Grande. (d) Oy Haro r.part. posseen este Estado los Mendozas, como se vera ade. lante.

> Conde de Castellada à Don Garci. Fernandez Manrique, Rico-Hombre de Castilla, y muy privado del Infante de Aragon Don Enrique, Maestre de Santiago, y Duque de Villena, por cuya contemplacion alcanzò esta merced.

> Conde de Haro à Don Pedro Hernandez de Velasco, Camarero Mayor suyo, y que con titulo de Rico-Hombre le sirviò animoso, y leal en todas sus fortunas. Era Señor de las Villas de Bribiesca, Medina de Pomar, Santo Domingo de Silos, Salas de los siete Infantes de Lara, Cuenca de Campos, Soba, Ruesga, la Puebla Darganzon, San Sodornin, y Arnedo; y por ultimo de la Villa de Haro, y Belorado, que le avia dado el Rey, antes que le hiciesse Conde, Cona

Conde de Ledesma, y luego à trucco de Plasencia, à Don Pedro de Zuniga, Senor de la Casa de Bejar, y Justicia Mayor de Castilla, y que por sus claras virtudes mereciò ser uno de los Grandes de estos Reynos. Fue muy sabio, muy valeroso, y prudente, de pocas palabras, y de grande resolucion: muy resuelto, y sacudido, y al tanto muy temido, y estimado. Ganò à Ayamonte: hallòse en las guerras de Antequera: sue Embaxador en Portugal, y muy estimado del Rey, y muy respetado de los mas Grandes de Castilla.

Conde de Guelva à Don Pedro Niño, Señor de Cigales, y Valverde, Merino Mayor de Valladolid: fue valiente Capitan, siempre al lado de sus Reyes en las guerras civiles, que tuvieron Don Juan el Segundo, y Don Enrique Quarto. Trae su origen de la Casa Real de Francia, como lo muestra el Escudo de sus Armas, que

son siete Lyses azules en campo de oro.

Conde de Ribadeo à Don Rodrigo de Villandrando, varon muy esclarecido, y muy celebrado en la disciplina Militar: (e) hijo de Pedro de Villandrando, y de Doña Inès de Corral, vecinos de Valladolid, personas limpias, y de estado noble. Saliò el Don Rodrigo tan levantado de pensamientos, fama, y reputacion, que en las guerras de Francia, peleando en favor de Carlos Septimo, contra los Ingleses, de Soldado particular vino à ser Capitan famoso de grandes Exercitos, mereciendo por sus señaladas hazañas casar con Madama Isabel de Borbon, hija del Duque de Borbon, de la Sangre Real de Francia, de quien tuvo por hija à Doña Isabèl de Borbon, que la caso en Castilla con Don Lorenzo Suarez de Mendoza, primer Conde de Coruña. En segundas Nupcias bolviò à casar Don Rodrigo con Dona Teresa de Zuñiga, hija de Diego Lopez de Zuñiga, Señor de Monterrey. Assi como supo en Francia lo apretado que traian al Rey Don Juan el Segundo las guerras domesticas, y alteraciones civiles, se vino à Castilla à servirle con grandes gentes de armas; en cuya remuneracion le honro, y hizo Conde de Ribadeo, Estado que oy posseen los Cons des de Salinas.

Conde de Alva de Tormes à Don Fernando Alyarez

(e)
Hernando
de el Pulgar
en sus Claros
Varones, tita

166 Libro Segundo, Cap.9.

tres de Sedeño, lib. 6.c.9.

de Toledo, Señor de Valdecorneja, varon muy esclarecido, y que no quiso degenerar en hazañas de sus ilustres progenitores. (f) Ganò la Agerquia de Malaga; y en un Varonesilus- passo estrecho en que le acorralò la Morisma, se hizo escudo de los suyos, recibiendo en si los golpes de los dardos, y saetas, porque ellos passassen libres. Ganò infinitas Vanderas, y hizo otros hechos famosos con que coronò, y orlò los tymbres de sus Armas. En pago de sus heroycos fervicios le hizo el Rey Conde de Alva.

Conde de Santa Marta à Don Diego Perez Sarmiento, titulo que està oy incorporado en los Marqueses de

Astorga.

Conde de Trastamara à Don Pedro Alvarez Osforio, Señor de Villalobos, que oy tambien posseen los Marque. ses de Astorga.

Conde de Treviño à Don Diego Gomez Manrique, Señor de Amusco, Villoslada, Lumbreras, y Ortigosa,

y progenitor de los Duques de Naxera.

Conde del Real de Manzanares à Don Inigo Lopez de Mendoza, Señor de la Casa de Mendoza en la Provincia de Alaba, y de los Valles, y Casa de la Vega en Asturias, de Santillana, de Hita, y Butrago, y de otros muchos Señorios: hijo de Don Diego Hurtado de Mendoza, vigessimo segundo Almirante de Castilla. Por su Sangre tan esclarecida, por sus buenos servicios, y por sus muchas letras, porque de todo tuvo mucho, y bueno, le honrò el Rey Don Juan el Segundo con dos Titulos honorificos, que sue Conde del Real de Manzanares, Señorio que era de la Villa de Madrid, y de Marques de Santillana, como diremos despues. Fue niero de Pedro Gonzalez de Mendoza, que muriò en la batalla de Aljubarrota, por falvar del riefgo al Rey Don Juan el Primero de Castilla.

Conde de Paredes de Nava à Don Rodrigo Manria que, Maestre de Santiago, Comendador de Segura, desde donde hizo contra los Moros hechos señalados, y ganò la Ciudad de Huesca en el Reyno de Granada, y las Villas de Castrillo, y Galera', y gozo de titulo de Rico-Hombre.

Conde de Ossorno à Don Gabriel Manrique, Co-

mena

De los Reyes Nuevos de Toledo. 167

mendador Mayor de Castilla, y à quien, como queda re-

ferido, diò tambien titulo de Duque de Galisteo.

Conde de Altamira à Don Vasco Lopez de Ulloa, y à Doña Inès de Moscoso, su muger, como successora de la Casa de Altamira, Casa tan calificada, y antigua, como es notorio. Y aunque Castillo en sus Reyes Godos dice, que le diò el Emperador Carlos Quinto à Don Alonso Moscoso, me conformo con la opinion de Haro, por Haro reparte la razon, y instrumento que alega, en que le diò el Rey lib.4. c.20.

Don Juan el Segundo.

Conde del Risco à Pedro Davila, Señor de la Casa de Villa-Franca, y de las Navas, hijo de Pedro Davila, Señor de las Navas, y Villa-Franca, y de Doña Maria de Bracamonte, su muger, primero nieto de Diego Gonzalez Davila, Señor de las Navas, que se hallò en la batalla de la Vega de Granada, con el Rey Don Juan el Segundo, y tercero nieto de Gonzalo Gonzalez Davila, primer Señor de las Navas, por merced del Rey Don Enrique Segundo, Cavallero muy solariego de la Ciudad de Avila. Otros quieren, que este Titulo de Conde so ayan dado los Reyes Catholicos, cosa que no hace al caso para nuestro intento.

## Marqueses.

Marquès de Santillana hizo à Don Iñigo Lopez de Mendoza, à quien, como hemos dicho, hizo juntamente Conde del Real de Manzanares.

Marquès de Villena à Don Alvaro de Luna, Maestre

de Santiago.

Despucs à Don Juan Pacheco, Maestre assimismo de Santiago, en cuya casa ha estado este Titulo, hasta que en tiempo de los Reyes Catholicos se incorporò en la Corona de Castilla, salvo que los Señores de esta Casa, como dexamos dicho, nunca quieren dexar de intitularse Marqueses de Villena.

Titulos que diò el Rey Don Enrique Quarto, llamado el impotente.

Tuvo este buen Rey tantas alteraciones en sus Rey-

nos: corriò tantas fortunas: paísò tantos trabajos, que para amaníar à unos, y gratificar à otros, tuvo necessidad, al modo que su padre, y su revisabuelo, de honrar à muchos Cavalleros con titulos, y mercedes, y assi hizo, y creò los siguientes.

## Duques.

Duque de Alburquerque hizo à Don Beltran de la Cueva, despues de averle hecho Conde de Ledesma: sue su privado, y su valido, y el todo de sus secretos, y como à tal le premiò, y engrandeciò. Hizole Maestre de Santiago, por cuya renunciacion le diò titulo de Duque de Alburquerque, y le hizo Sesor de muchas Villas.

Duque de Alva de Tormes à Don Garcia Alvarez de Toledo, segundo Conde de la misma Villa, aviendolo grangeado este Cavallero con sus muchos, y grandes ser-

vicios.

Duque de Escalona à Don Juan Pacheco, Marquès de Villena, el segundo de esta Casa, Conde de Santiste-van de Gormàz, y Maestre de Santiago, persona muy

grande, muy temido, y respetado.

Duque de Huete à Lope Vazquez de Acuña, hijo quarto de Lope Vazquez de Acuña, Señor de Dueñas, y Buendia, y de Doña Terefa Carrillo, su muger. Fue Señor de Biana, y de otras muchas Villas; y Comendador de Merida, y que sirviò muy fino à las cosas de su Rey. Por su muerte cessò esta dignidad, y bolviò la Ciudad de Huete à la Corona en tiempo de los Reyes Catholicos.

#### Condes.

Conde de Monterrey creò, y hizo à Don Sancho Sanchez de Ulloa, generoso Cavallero, Señor del Estado de Ulloa, Monterroso, y de otros muchos, casado con Doña Teresa de Zuñiga y Viedma, Vizcondesa de Monterrey, y Señora del Estado de Viedma, y Casa de Ribera, hija unica de los Vizcondes Don Juan de Zuñiga, y Doña Maria Bazàn.

Conde de Alva de Aliste à Don Enrique Henri-

de los Reyes Nuevos de Toledo. 169

quez, hijo segundo de Don Alonso Henriquez, Almirante de Castilla, y de su muger Dona Juana de Mendoza, Señora de Rio-Seco.

Conde de Ledesma à Don Beltran de la Cueba, su privado, de quien queda hecha mencion en el titulo de

Duque.

Conde de Cabra à Don Diego Fernandez de Cordova, Señor del Estado de Baena, hijo de Pedro Fernandez de Cordova, ayo que sue de este Rey, siendo Principe, Cavallero muy prudente, y entendido, y de quien hacia el Rey Don Juan el Segundo mucha confianza. Fue este nuevo Conde Cavallero muy valiente, y que assi en las guerras domesticas, como en las de Granada contra el Moro, sirviò à su Rey muy leal, y ganò muchas victorias. Es à quien por sus servicios hicieron merced los Reyes Catolicos de darle à la Condesa su muger, y à las demas Señoras de esta Casa el vestido que se pusiesse la Reyna el dia de los Reyes cada año, que por merced señalada, le apunto aqui, por que tengan noticia los curiosos.

Conde de Tendilla à Don Iñigo Lopez de Mendoza, hijo de Don Iñigo Lopez de Mendoza, Conde del Real de Manzanares, y primero Marquès de Santillana, y de la Condesa, y Marquesa Doña Catalina Suarez de Figueroa, su muger. Fue, dicen, este nuevo Conde muy valeroso, prudente, y entendido, y muy celebrado en las historias de su tiempo. Muy siel servidor de este Serenissimo Principe, y su Embaxador en Roma, donde por su clara sangre, y por sus hechos, se hizo harto lugar en aquella Augustissima Republica. En el socorro de Aihama hizo cosas prodigiosas, pues aun con pintados lienzos supliò los muros caidos, hasta que tuvo lugar de repararlos. Fue el terror de la Morisma, pues solo en oir su nombre, se aturdian, y pasmaban.

Conde de Priego à Don Diego Hurtado de Mendoza, hijo de Don Iñigo Lopez de Mendoza, y de Doña Inès Manuel su muger, Señores de Castilnovo, casado con Doña Teresa Carrillo, Señora del Estado de Priego.

Conde de Ureña a Don Alonso Tellez Giròn, Señor de dicha Villa, hijo primogenito de Don Redro Giròn,

Haro sup.

Maestre de Calatrava, y de Doña stabèl de Casas, y nieto de Alonso Tellez Giron, y de Dona Maria Pacheco su muger, Señora propietaria de Velmonte, hija de Juan Fernandez Pacheco, y de Doña Inès de Meneses, y viznieto de Martin Vazquez de Acuña, y de Doña Terefa. Tellez Giron, Cavalleros Portugueses. Este Maestre de Calatrava, padre de nuestro nuevo Conde, y hermano de Don Juan Pacheco, Marquès de Villena, fue quien, à no arajarlo la muerte, que le cogiò en Villarrubia de los Ajos, Lugar de su Orden, se casara indubitablemente con la Serenissima Princesa Doña Isabèl, que despues fue muger del Rey Don Fernando el Catolico, y Reyna: propietaria de estos Reynos. En tanta altura como esta se hallaba en aquel tiempo la Casa de los Girones. El Mayorazgo que dexò fundado dicho Maestre, comprehendia las Villas de Ureña, Peñafiel, Gumiel, Ossuna, Moron, y Briones, todos bocados famosos.

Conde de Melgar, y Rueda, à Don Fadrique Enriquez, segundo Almirante de Castilla de los de este linage. Casa tan ilustre, como saben todos, pues es de sangre Real, dimanada del Rey Don Alonso el Onceno, y de su hijo Don Fadrique de Castilla, Maestre de Santiago, cuyo hijo sue Don Alonso Enriquez, primero Almirante de Castilla de su Casa, y vigesimoquarco en orden.

Conde de Cruna, ò de Coruna, à Don Lorenzo Suarez de Mendoza y Figueroa, hijo tercero de Don Inigo Lopez de Mendoza, primero Marquès de Santillana, y Conde del Real, y de la Condesa Dona Catalina Suarez

de Figueroa.

Conde de Belalcazar à Don Alonso de Sotomayor, hijo de Don Gutierre de Sotomayor, Maestre de Alcantara, el qual sirviò muy bien al Rey Don Juan el Segundo, y hallòse à su lado en la batalla de Olmedo, tan memorable, el año de 1445. Por los servicios, pues, de su padre, y por ser Don Alonso Cavallero muy christiano, y de señaladas virtudes, le honrò el Rey Don Enrique con el titulo de Conde de Belalcazar, cuyo Castillo es digno, dicen, de su mismo nombre, que es de Alcazar bello.

Conde de Luna à Don Diego Fernandez de Quino:

De los Reyes Nuevos de Toledo. 17:

nes, hijo de Pedro de Quiñones, Merino Mayor del Reyno de Leon, Señor del Estado de Luna, y de Doña Beatriz de Acuña, hija de Martin Vazquez de Acuña, Conde de Valencia, y de la Condesa Doña Maria de Portugal, nieto de Diego Fernandez de Quiñones, Merino mayor de Asturias, y de Doña Maria de Toledo su muger, Señores del Estado de Luna, descendiente de Ares Perez de Quiñones, Cavallero de Leon, tronco de esta Casa de Quiñones, que sloreció en tiempo del Rey Don Fernando de Leon, por los años de 1180. cuya nobleza es muy conocida. Oy posseen este Estado los Condes de Benavente.

Conde de Lemos à Don Pedro Alvarez Ossorio, Senior de Cabrera, y Rivera, y à Dona Beatriz de Castro, su muger, Senora propietaria de Lemos, y Villa-Franca, hijo de Don Rodrigo Alvarez de Ossorio, y de su muger Dona Aldonza Enriquez, una de las nueve hijas de Don Alonso Enriquez, primero Almirante de Castilla de los de este linage.

Conde de Miranda de Duero à Don Diego Lopez de Zuñiga, hijo segundo de Don Pedro de Zuñiga, Conde de Plasencia, y Ledesma, y de la Condesa Doña Isabèl de Guzman, su muger. Fue valiente Cavallero, y ayudò mucho a su Rey en las calamidades, alborotos, y in-

quietudes, que padeciò en sus Reynos.

Conde de Feria à Don Lorenzo Snarez de Figueroa, Cavallero de los mas principales, y ilustres que avia en aquel tiempo en la Estremadura (nombre que toma de los estremos del Rio Duero) Señor de las Villas de Zafra, la Parra, y Villalva, hijo de Don Gomez Suarez de Figueroa, y de Doña Elvira Laso de la Vega, hija de Don Diego Hurtado de Mendoza, y de Doña Leonor de la Vega, progenitores de la Ilustrissima Casa del Infantado.

Conde de Onate à Don Inigo Velez de Guevara, Sea nor de esta Casa, y de los Senorios del Valle de Leniz, y Adelantado mayor del Reyno de Leon, sundador del insigne Castillo de Guevara, en tiempo de los Reyes

Catholicos. .

descendiente por linea recta de varon de la gran Casa de

Libro Segundo, Cap. 9.

Haro, y Señores propietarios de Vizcaya, y de Pedro Lopez de Ayala, Adelantado mayor del Reyno de Murcia, y Señor de la Casa de Ayala, que hizo su assiento en Toledo, descendiente assimismo de Don Pedro Lopez de Ayala, Alferez mayor del Pendon, en tiempo del Rey Don Pedro. Fue este Cavallero casado con Doña Maria de Silva, famosissima señora, y muy leal à sus Reyes, y que reduxo à su marido à la misma lealtad. Hallabase Don Pedro Lopez de Ayala Alcalde Mayor de Toledo, que era como Governador (que assi ha de entenderse) y Alcayde de sus Alcazares Reales, Puertas, y Puentes, en que se vè, que era la suprema cabeza de la Imperial Ciudad. Era assimismo Alferez mayor del Pendon; y como en tiempo de este Rey se hallasse de la faccion del Principe Don Alonso su hermano, quando le juraron, y alzaron por Rey en Avila, con harta mengua de la lealtad Castellana, tuvo tanto tesòn en seguir su parcialidad; que aviendo dispuesto su muger Dona Maria, que de rebozo se entrara el Rey en Toledo, como se entrò, y se aposentò en San Pedro Martyr; siendo descubierto el caso, le embiò recado este Cavallero al Rey, para que desocupasse la Ciudad, y se saliesse: harta desdicha, y lastima de Principe! Saliose el Rey, y aun lo tuvo à suerte, que le dexassen huir. Peto salieronle acompanando à media noche los dos hijos de este Cavallero; Pedro Lopez de Ayala, y Alonso de Silva, los quales le dieron susdos cavallos, por estar fatigados los que el Rey llevaba; y le acompañaron à pie hasta las puertas de la Ciudad. Causòle, pues, tal dolor à Dona Maria, de vèr que ella avia causado à su Rey aquel desayre, que con lastimas, y alhagos persuadiò à su marido Don Pedro à que se soldara aquella mengua, y reduxera à la Ciudad, à que se dieran al Rey. Dispusolo con suma bizarria el ilustre Cavallero, hablando à todos los Jurados, y personas que saponian; y haciendo que se saliessen los malconten; tos, que fueron el Mariscal Payo de Rivera, y Perafan de Rivera su hijo. Apellidando, pues, por todas las calles, y las plazas, viva el Rey Don Enrique, le hizo venir de Madrid, y le aposentò en sus casas, donde toda la Ciudad le prestò, y diò la obediencia. Por este tan linde los Reyes Nuevos de Toledo: 173

fingular servicio le honrò el Rey con darle titulo honro?

so de Conde de Fuensalida. (g)
Conde de Siruela à Don Juan de Velasco, hijo de Haro lib. 5.

Hernando de Velasco, Señor de Siruela, y de los Valles c.17. de Pernia, y de Doña Leonor Carrillo su muger, Señora de Cervera, nieto de Juan de Velasco, Señor de Briviesca, y de Medina de Pomar, Camarero mayor de los Serenissimos Reyes Don Enrique el Tercero, y Don Juan el Segundo. Sirviò Don Juan de Velasco muy siel, y lealmente al Rey Don Enrique, siendo siempre de su faccion en las alteraciones, y guerras domesticas de aquel tiempo. Hallòse con sus hermanos en la batalla, nombrada de Olmedo, contra el Principe Don Alonso, medio hermano del Rey Don Enrique. Y atendiendo à estos, y à otros muchos servicios, le hizo Conde de su Villa de Signale.

-Conde de Salinas á Don Diego Perez Sarmiento, hijo de Pedro Sarmiento, Alcalde mayor de la Ciudad de Toledo, en tiempo del Rey Don Juan el Segundo, y de Doña Maria de Mendoza su muger, Señores de Salinas; nieto de Diego Perez Sarmiento, Señor de Salinas, Repostero mayor del Rey Don Juan el Segundo, viznieto de Diego Gomez-Sarmiento, Señor de Salinas, que murio en la batalla de Aljubarçota, y de Doña Leonor de Castilla su muge: , Señora propietaria de la Villa de Salinas, hija de Don Fadrique de Castilla, Maestre de Santiago, y hermana de Don Pedro de Castilla, Conde de Trattamara, y segundo Condestable de Castilla, nieros todos del Serenissimo Rey Don Alouso Onceno, y reviznieto de Diego Perez Sarmiento, Adelantado Mayor de Castilla, en tiempo de los Reyes Don Pedro, y Don Enrique. Fue casado con Dona Maria de Villandrando, hija de Don Rodrigo de Villandrando, primero Conde de Ribadeo, con cuyo casamiento se incorporò el Condado de Ribadeo en la Casa de Salinas.

Conde de Cifuentes à Don Juan de Silva, Alferez Mayor del Rey, hijo primogenito de Alonso Tenorio de Silva, Adelantado de Cazorla, y de su muger Doña Yomar de Menescs, Señora de Vililla, nieto d Feernan Gomez de Silva, y de Doña Urraça Tenorio su muger, viz-

nica

74 Libro segundo, Cap. 9:

mieto de Arias Gomez de Silva, avo del Rey Don Fernant do de Portugal, que se hallò en la batalla de Aljubarrota, siguiendo la voz, y mejor derecho que tenia el Rey Don Juan el Primero de Cassilla à aquella Corona, por su segunda muger la Reyna Doña Beatriz, hija unica, y heredera del dicho Rey Don Fernando. Fue este nuevo Conde muy discreto, y entendido, muy amigo de justicia, y dotado de otras muchas virtudes. (h) Hallose por Embaxador del Rey Don Juan el Segundo en el Concilio de Basilea, sobre la cisma entre los dos Pontifices Eugenio, y Felix, llevando configo à Don Alvaro de Isorna, Obispo de Cuenca, y al Doctor Don Alonso de Carragena, Dean de Santiago. Y porque el Embaxador de Inglaterra quiso preferir un assiento al de Castilla, considerando prudente, que no avia alli tiempo de ajustarse por razon la novedad, ò demassa del Inglès, valiòse de la fuerza, echando del lugar, y silla al Embaxador, y esto con mucha autoridad, y sin hacer alteracion alguna, estandose sirme en su assiento, con que vino à declarar tener derecho, y justicia; y assi se le diò la preeminencia, que era debida à su Rey. En consideracion de este hecho, quando bolviò à España, le hizo el Rey de su Consejo, le hizo su Alferez Mayor, y le diò las Villas de Cifuentes, y Montemayor. No fue mucho, que à quien tenia de atras grangeado tanto, le diesse el Rey,

Conde de Santistevan del Puerto à Dia Sanchez de Benavides, Señor de Santistevan, Espeluy, el Castellar, y las Nabas, hijo de Men Rodriguez de Benavides, Señor de las Villas referidas. Caudillo mayor, y Capitan General del Obispado de Jaen, y de su muger Doña Leonor Davalos, hija del Condestable Don Ruy Lopez Davalos, descendiente de Men Rodriguez Viedma y Benavides, que sue el primero que se llamò de este apellido, por ser heredero de Juan Alonso de Benavides, su primo hermano, que trae su origen del Rey Don Alonso el

Septimo, Emperador de España. (i)

Don Enrique titulo de Conde.

Conde de Nieva à Don Diego Lopez de Zuniga, his jo primogenito del Mariscal Inigo Ortiz de Zuniga, y de su muger Dona Juana de Navarra, hija del Rey Don

(h)
Hernan Perez de Pulgar en sus Claros Varoaes, cap. 8.

Haro supr. lib. 5. cap.

Cara

Carlos Tercero de Navarra, y hermano de Don Pedro de Zuniga, Conde de Ledesma, y Plasencia, que ambos fueron hijos de Diego Lopez de Zuniga, Justicia Mayor de Castilla, Señor de los Estados de Bejar, y Monterrey. Casò el nuevo Conde con Doña Leonor Niño de Portugal, Señora de la Villa de Valverde : sirviò à este Rey valerosamente en todos sus acontecimientos, y ocasiones, con que le era bien debida la honra que le hizo. En la Iglesia de Santa Maria de la Fuente, en la Villa de Valverde de la Vera de Plasencia, estàn los sepulcros de estos primeros Condes, cuyos epitafios, aunque verdaderos, son notables; y para el curioso me ha parecido advertirlos. El del Conde dice : Que es nieto del Rey Don Carlos de Navarra de legitimo matrimonio, Oc. Y el de la Condesa al mismo tenor: Que es viznieta de los Reyes de Castilla Don Enrique, y Don Pedro, Rey de Portugal', todo de legitimo matrimonio. (k) No solo quisieron dar à entender estos Señores, que vienen de sangre Real, pero que no les toca la ral sangre por bastardia: para estàr yà difuntos, fue notable el escriro.

Conde de Buendia à Don Pedro de Acuña, Señor de Dueñas, y Tariego, que al modo que sus mayores, sirviò fiel, y lealmente al Rey Don Juan el Segundo, y à Don Enrique Quarto, hallandose por su parte en la batalla de Olmedo. Otros quieren, le ayan dado el titulo de Conde los Reyes Catolicos. Pero Zurita, y Castillo

dicen, que el Rey Don Enrique. (1)

Conde de Oropesa à Don Fernando Alvarez de Toledo, quarto Señor de Oropeía, Cabañas, y Xarandilla, y de otros muchos vassallos, descendiente legitimo del las adiccio-Maestre de Santiago Garci Alvarez de Toledo, gran Cavallero, leal, y privado del Rey Don Pedro, y à quien nuestro Nuevo Rey Don Enrique Segundo, en remuneracion de aver renunciado el Maestrazgo, le hizo Señor de Oropela, y de Valde-Corneja: Señorios que gozò en su tiempo, y el de Oropesa dexò à su hijo primogenito, de quien le han ido gozando sus descendientes. Lo de Valde-Corneja lo heredò su hermano Don Fernando Alvarez de Toledo, de quien descienden los Duques de Alva.

(K) Haro ubi su= pra, lib. 5. cap.22.

(1)Zurita 4.p. fol. I e 2. Reyes Codos, lib. 4. dilc.10.

CARI

176 Libro Segundo, Cap. 9:

Conde de Monteagudo à Don Pedro Gonzalez de Mendoza, hijo primogenito de Pedro de Mendoza, llamado el Fuerte por su grande valentia, Señor del Estado de Almazán, y Monteagudo. Sirviò valerosamente el nuevo Conde al Rey Don Enrique en todas las guerras, rebeliones, y rebueltas, con que sue trabajado, y perseguido de los suyos. Y assi por esta atencion hizo à este Cavallero muchas honras, y mercedes, y entre ellas le diò ticulo de Conde.

Conde de Aguilar à Don Alonso Ramirez de Arellas no, quinto Señor de los Cameros, Nalda, Yanguas, Cervera, y Aguilar, descendiente de Ramiro Sanchez de Arellano, à quien el Rey Don Enrique Segundo, por sus buenos servicios, le diò el Estado de los Cameros, con Yanguas, Cervera, y Aguilar. Sirviò valerosamente en sus adversidades, y rebeliones al Rey Don Enrique; y aunque algunos dicen, que le diò este titulo de Conde el Rey Don Fernando el Catolico, otros le dan mas antiguedad. Fue casado con Doña Catalina de Mendoza, hija de Don Diego Hurtado de Mendoza, primero Duqque del Insantado.

Marqueses:

Marques de la Ciudad de Astorga, creò, y hizo à Don Pedro Alvarez Ossorio, Conde de Trastamara, Sez sior de la Casa de Villalobos.

Marquès de Coria à Don Garci Alvarez de Toledo,

Duque de Aiva.

Marquès de Cadiz hizo à Don Rodrigo Ponce de Leon, Conde de Arcos: titulo que cessò por su muerte, con que bolviò la Ciudad de Cadiz à la Corona Real.

Titulos que dieron los Reyes Catolicos Don Fernando; y Doña Isabel.

Duques.

Despues que nuestro nuevo Rey Don Enrique Seguna do diò pie à sus successores para honrar à sus vassallos; ò deudos con estas dignidades, ningun Principe se tomò canta mano, como el Catolico por excelencia Don Fernana de los Reyes Nuevos de Loiedo.

nando el Quinto, con su cara consorte la Reyna Doña Isabèl, Señora proprietaria de estos Reynos; pues como hemos visto, el Rey que mas se alargò, sue hacer tres, ò quatro Duques, otros solos dos, y otro aun ninguno. Mas estos Serenissimos Principes Don Fernando, y Doña Isabèl, vieronse tan obligados de los Señores, y Titulos de Castilla, tan servidos de sus armas, en las guerras, y conquista de Granada, que excediendo las mercedes Henriqueñas, hicieron, y crearon ocho Duques, mas

Duque del Infantado hicieron à Don Diego Hartado de Mendoza, segundo Marquès de Santillana, y Conde del Real de Manzanares, de cuya prosapia, y Casa ya dexamos algo dicho. Hizo notables servicios à los Reyes Catholicos, siendo quien mas arrimò el ombro para pacificar los Reynos en aquellas calamidades de la pretensa Princesa Doña Juana la Excelente. Hallòse en la resida batalla de Toro, contra el Rey Don Alonso de Portugal. En fin, sue tal este Cavallero, que el mismo Rey, en el Titulo de Duque que le diò, dice estas notables palabras: Avemos conocimiento, que vos sois el principal grande Cavallero de nuestros Reynos, que conservan nuestro Estado, è sostienen nuestra Corona. No pudo decir mas Rey à vassallo.

Duque de Bejar à Don Alvaro de Znñiga, Conde de Plasencia, y Duque de Arevalo, que avia sido en ciempo del Rey Don Enrique Quarto, la qual dignidad ces-

sò, y bolviò Arevalo à la Corona.

Duque de Arcos à Don Rodrigo Ponce de Leon, Señor de Marchena, Marquès de Zahara, y Conde de Casares, y tercero Conde de la misma Ciudad de Arcos, y que con titulo de Duque de Cadiz se hallò à las Capitulaciones de los Reyes Moros, à la entrega de Granada el año de mil quatrocientos y noventa y uno, à treinta de Deciembre.

Duque de Frias à Don Bernardino de Velasco, se gundo Condestable de Castilla de los de su linage, y tercero Conde de Haro, que ayudò valerosamente en las guerras, y conquista de Granada, casado en segundas nupcias con Dona Juana de Aragon, hija del Rey Ca-

M

tho-

178 Libro Jegundo, Cap. 9. tholico, y de Doña Aldonza Iborre Alaman, Catalana

de nacion.

Duque de Medina-Coli à Don Luis de la Cerda, quinto Conde de la misma Villa, Señor del Puerto de Santa Maria, uno de los famosos, y alentados Cavalleros de su tiempo, assi en el servicio del Rey Don Enrique Quarto, como en el de los Reyes Catolicos, en las guerras de Portugal, y de Granada.

Duque de Naxera à Don Pedro Manrique de Lara, segundo Conde de Treviño, muy valiente Cavallero, aunque de mediano cuerpo, muy fiel, y leal, assi al Rey Don Enrique Quarto, como à los Reyes Catholicos. Fue quien traxo à Castilla al Principe de Aragon Don Fernando, para casar con la Serenissima Princesa Doña Isabèl, à cuyas bodas assistio en Valladolid en las Casas del Vizconde Don Juan de Vivero el año de mil quatrocientos y sesenta y nueve; y sue quien ayudò mas, para que saliessen con la pretension de estos Reynos, sirviendoles con las armas, y compañías de amigos, y vassallos, contra el Rey Don Alonso de Portugal. En pago, pues, de estos, y de otros muchos servicios en las guerras de Granada, le honraron estos Reyes con la dignidad Ducal de la Ciudad de Naxera.

Duque de Maqueda à Don Diego de Cardenas, Adelantado del Reyno de Granada, Señor de Torrijos, y de otras muchas Villas , hijo de Don Gutierre de Cardenas, Comendador Mayor de Leon, y Maestre-Sala de la Princesa Doña Isabel; y despues, siendo ya Reyna, su Contador Mayor, y del Rey Don Fernando su marido, à quienes sirviò con harta fidelidad en las cosas de su casamiento, por donde adquiriò con ellos gran privanza, y señaladas mercedes, como fueron los Señorios de Maqueda, y Torrejòn, y del Estado de Elche: Alcayde de las Fortalezas de Carmona, la Mota, y Chinchilla: y por orla de sus Armas las ocho SS. porque quando el Rey Don Fernando se vino à casar con la Princesa Doña Isabel, estuvo dos dias disfrazado, en forma, dicen, de criado, y mozo de dicho Don Gutierre de Cardenas; y dandole traza, para que passasse por donde estaba la Princesa, para que la viesse, la dixo à ella, señalandole con

el dedo: Esse es, esse es, porque al parecer tambien la Princesa debia de querer ver con quien se casaba; y con esta traza cumplio Don Gutierre con los deseos de ambos : y en memoria de este hecho, el, y los suyos tomaron las SS. por blason. Fue casado este Cavallero con Dona Teresa Enriquez, hija del Almirante Don Alonso Enriquez, madre del sobredicho Don Diego de Cardenas, tan dotada de virtudes, que fue llamada comunmente Doña Teresa Enriquez la Santa, muy merecedora de tal nombre; pues siendo yà viuda del Comendador su marido, siempre se ocupò en obras de santidad, y devocion. Fundò la Iglesia Colegial de Torrijos, dorandola de buena renta. Fue devotissima del Santissimo Sacramento, haciendo que cada año en su dia se celebrasse con solemnissimas fiestas. Fue la que diò principio à la Cofradia del Santissimo Sacramento, y al llevarle con palio, cera, y acompañamiento, quando sale de la Iglesia para los enfermos; y assi esta señora diò en muchas partes seda, y brocado, para que hiciessen palios, y dineros, para que comprassen cera. En obras como estas gastaba las rentas, que tenia, que passaban, dicen, de veinte mil ducados. Fue tanta su caridad, que jamas sue persona desconsolada de sus manos. Fue la primera que hizo taner por las calles al anochecer la campanilla, para que rezassen por las Animas del Purgatorio. Por cierto, que Haro 2. part. quando Don Diego de Cardenas no tuviera mas blason, mas meritos, ni mas timbres, que ser hijo de padres tan excelentes, era merecedor de la dignidad Ducal, con que le honraron los Catolicos Reyes: demás, que por su persona hizo muy grandes servicios à sus Magestades, con que por uno, y otro adquiriò el titulo de Grandeza.

lib.9. cap.20

Duque de Huesca la del Andalucia al primogenito de la Casa de Alva, como à quien debieron en todas sus empressas mayor fineza, y lealtad.

#### Condes.

Conde del Castillo del Cid, y Estado de Xadraque, hicieron à Don Rodrigo de Mendoza, Marquès de Cenete, hijo que sue del esclarecido Varon Don Pedro Gon-M 2 zalez

180 Libro segundo, Cap. 9.

zalez de Mendoza, Cardenal de España, y Arzobispo de Toledo, de quien yà en otra parte dexamos dicho, que por sus singularissimas hazañas, lerras, y virtudes mereciò tener su sumptuoso sepulcro en la Capilla mayor de la Ciudad Imperial, al lado del Evangelio, junto al Mausoleo de los Reyes Viejos. Fue su madre Doña Mencia de Lemos, Dama de la Reyna Doña Juana, muger del Rey Don Enrique Quarto. No solo por los servicios de su padre, sino por los muchos personales, con que assistió à estos señores Reyes en las alteraciones de estos Reynos, y en las Guerras de la Conquista de Granada, en que mostro bien las obligaciones de su sangre, le honraron con titulo de Marquès de Cenete, como apuntarèmos luego, y de Conde del Castillo del Cid, y Estado de Xadraque.

Conde de Piedrahita, y del Barco à los Duques de Alva, merced bien grangeada à finissimos servicios.

Conde de Castrogeriz à Don Alvaro de Mendoza, hijo de Ruy Diaz de Mendoza, y de Doña Elvira de Guzman su muger, Señores del Estado de Moron, y Gormaz, Mayordomo mayor del Rey Don Juan el Segundo, y Ayo del Principe Don Enrique, Alcayde de los Reales Alcazares de Segovia, progenitor de los Condes de Cabra, y que se hallò en la Batalla de Olmedo en favor del Rey Don Juan el Segundo, Señor de la Villa de Astudillo, y de la de Iniesta; que trocò con Don Juan Pacheco, Marquès de Villena, por la Villa de Castrogeriz, y su Merindad, nieto de Juan Hurtado de Mendoza, veinte y tres Almirante de Castilla, y tercero de los de su linage, Mayordomo mayor del Rey D. Enrique III. viznieto de Juan Hurtado de Mendoza; Señor de Mendibil, y la Ribera, y del Estado de Almazan, Alferez mayor, y Avo del Rey Don Enrique el Tercero, casado con Dona Maria de Castilla, hija del Conde Don Tello, nieta del Rey Don Alonso Onceno. Sirviò, pues, el sobredicho Don Alvaro valentissimamente al Rey Don Enrique Quarto, y à los Catolicos Reyes, haciendo hechos señalados, Capitan General de las mil lanzas de la guarda del Reyno. Hallose en la memorable Batalla de Toro, donde prendiò al Conde de Penamacor: y ofreciendole el Rey, Rey Don Alonso de Portugal gran suma de dinero por el rescate, no vino en ello, diciendo, que queria darle libertad sin interès, con condicion, que el Rey Portuguès le diesse al Conde de Benavente, que estaba preso en su poder. Esectuòse el trato, en cuyo agradecimiento se obligò el de Benavente por escritura publica, en que el, y todos sus descendientes acudirian con sus personas, y estados à todas las ocasiones, que se les ofreciessen à los Señores de Castrogeriz. En las Guerras de Granada hizo doza. samosos hechos, con que de justicia le hicieron merced los Reyes del titulo Comital. Fue casado con Doña Juana de la Cerda, hermana de Don Luis de la Cerda, primero Duque de Medina Celi. (m)

Conde de Lerma al primogenito de Don Diego Gomez de Sandoval, tercero Conde de Castro, y primero Marquès de Denia, como verèmos adelante. Fue este primer Conde Don Bernardo de Sandoval, à quien honraron tambien los Catolicos Reyes con la merced de Mayordomo mayor. Fueles muy servidor en las Gueraras de Granada. Assistió siempre à la Reyna hasta su muerte: y con muy grandes gastos acompaño su cuerpo desde Madrigal, hasta sepultarle en su Real Capilla de

Granada.

Conde de Bañares à Don Alvaro de Zuñiga, à quien; como dexamos dicho, hicieron tambien Duque de Be-

jar, à trueque de Arevalo, y Plasencia.

Conde de Palma à Don Luis Fernandez Portocarrero, Cavallero muy celebrado en las historias por sus
singulares hazañas, y que en todas las Guerras de Portugal, y Granada serviò tan leal, como valiente à estos
Catolicos Reyes, ganando en diversas veces las quince
vanderas, con que se orla el escudo de sus Armas: pero
la mas cèlebre victoria, que alcanzò este varon insigne,
digna de esculpirse en bronces, sue, de vencerse a si
mismo en aquel lance apretado, quando enamorada de
èl cierta dama principal, y embiandole à llamar una noche en ausencia de su marido, y preguntandola al principio de la conversacion, què motivo avia tenido para
hacerle aquel savor? y respondidole ella, que estando en
cierta ocasion con su marido en unas ventanas, mirando
M3,

Deuda de los Condes de Be navente à la Cafa de Men doza.

(m) Haro suprá, lib.s. cap. 8. el campo, vieron una bandada de pajarillos, que acofados, y seguidos de un gavilan, apenas pudieron hallar parte, donde guarecerse, y que su marido la dixe entonces: Veis aqui un simil de lo que estando sobre Granada vi, que sucediò tal vez al famoso Capitan Don Luis Fernandez Portocarrero, yendo siguiendo una quadrilla de Moros, que los encerrò, y metiò, donde no pudieren escaparse, y que ella entonces de oir el caso, se le quedò aficionada en estremo. Quedò de oir esto ran grato, que dixo para configo: No es razon, que yo haga agravio à quien en mi ausencia habla, y dice bien de mi. Por cumplir, pues, con todo, y no dexar desayrada à la que rompiendo los fueros del pundonor, se le mostraba rendida, usò de una estratagema, y fue, que en vez de hacerse al cariño ( que era lo que esperaba la dama, muy puesta para ello, pues solo un guardapies de damasco, y una cotilla de lama, en mangas de camifa, era su adorno: ) en vez, pues, de hacerse à lo galan, se hizo tan al miramiento, que tomando achaque de la alabanza, que le diò aquel Cavallero, empezò un prologo muy largo, en contar mil bienes de èl, diciendo lo que en tal, y tal ocafion avia hecho, y obrado, y que merecia por sus hechos tener muger tan honrada, tan noble, y de tantas prendas, gaftando en la relacion la mas parte de la noche, hasta que resfriando la mañana, quedò tambien la señora fria de su ardiente amor, y le pidiò, que se suesse : vencimiento como este, y en tal lance, solo el gran Portocarrero le ha tenido. Fue hijo de Luis Fernandez Portocarrero, Señor del Estado de Palma, Capitan General de Lora, y Constantina, y Comendador de Azuaga en la Orden de Santiago, y de Doña Francisca Manrique su muger, que fue hija de Don Fadrique Manrique, y de su muger Dona Beatriz de Figueroa, nieto de Martin Fernandez Portocarrero Boca-Negra, Señor del Estado de Palma, y de Doña Maria de Velasco su muger, segundo nieto de Micer Egidio Boca-Negra, y de Doña Francisca Portocarrero su muger, tercero nieto de Micer Alfonso Boca-Negra, y de su muger Doña Urraca de Cordova, quarto nieto de Don Egidio Boca-Negra, decimoseptimo Almirante de Castilla, y primero de esta Casa, y de Doña Made los Reyes Nuevos de Toledo. 183

ria Fiesco su muger, Fundadores del Mayorazgo, y Casa de Palma, por merced del Rey Don Alsonso Onceno. Quando el sobredicho Don Luis primero Conde de Palma no huviera por sì mismo adjudicadose tantos timbres, y troseos, bastaba hacerse lugar en las Casas mas grandes de Castilla, por su clara, y antigua prosapia, y descendencia, abrazando, como se ha visto, con matrimonios legitimos los linages, y apellidos mas excelsos, Manriques, Cordovas, Figueroas, y Velascos.

Conde de Salvatierra à Don Pedro de Ayala, Señor de la Casa de Ayala, descendiente de Hernan Perez de Ayala, Señor de la Casa de Ayala, y Salvatierra, y Alserez mayor del Pendon de la Vanda, y hermano mayor de Pedro Lopez de Ayala, progenitor de los Condes de

Fuensalida.

Conde de la Puebla del Maestre à Don Alonso de Cardenas, descendiente de los Cavalleros Cardenas, pobladores de la Ciudad de Andujar, en tiempo del Emperador de España Don Alonso el Septimo, y ultimo Maestre de Santiago, con cuyo titulo sirviò à los Reyes Cautolicos contra el Rey Don Alonso de Portugal, y en las

guerras, y toma de Granada.

Conde de Ribadavia à Don Bernardino Sarmiento, hijo de Diego Perez Sarmiento, Adelantado mayor de Galicia, y primero Conde de Santa Marta, primero nieto de Garci Hernandez Sarmiento, Adelantado mayor del Reyno de Galicia, y de Doña Elvira Manrique su muger, tercero nieto de Pedro Ruiz Sarmiento, Mariscal de Castilla, y de Doña Juana de Guzmàn su muger, quarto nieto de Diego Perez Sarmiento, Adelantado mayor de Castilla, y de Doña Leonor de Velasco su muger, progenitores de los Condes de Salinas, y Ribadeo. Sirviò el nuevo Conde à los Reyes Catolicos en todas sus empressas, assi contra el Rey Don Alonso de Portugal, como contra el Moro de Granada, por los quales servicios le hicieron esta merced.

Conde de Pedrosa à Pedro de Zuniga, Senor del Estado de Baydes, que traxo grandes diferencias sobre el Estado de Monterrey con el Vizconde Don Juan de Zuniga su medio hermano. Sirviò este Cavallero vale-

M 4

184 Libro Segundo, Cap. 9.

rosamente à los Reyes Catolicos en lo de Portugal, y de Granada. Hallòse como Capitan en la Batalla de Toro, y en el Cerco de la Ciudad de Alhama con gente de à cavallo, sustentados à su costa, con que sue comprado el

premio à fuerza de fervicios.

Conde de Teba à Don Diego Ramirez de Guzman, bizarro, y valiente Cavallero, hijo de Juan Ramirez de Guzman, Mariscal de Castilla, Señor de Teba, y Ardales, y de Doña Catalina Ponce de Leon su muger, hija de Don Juan Ponce de Leon, segundo Conde de Arcos, casado con Doña Brianda de Cordova y Mendoza, hija del Conde de Cabra.

Conde de Caminia à Don Pedro Alvarez de Soto-Mayor, Señor del Solar de Soto Mayor, y de las Villas de Crecente, y Sornelos en Galicia, Vizconde de la Ciudad de Tuy, Cavallero de muy altos pensamientos, y que en las diferencias, que tuvieron los Reyes Catolicos con el Rey Don Alonso de Portugal, mostrò su gran ta-

lento, y valentia.

Conde de los Molares à Don Perafan de Ribera; 'Adelantado mayor de Andalucia, hijo de Don Diego Gomez de Ribera, Adelantado mayor de Andalucia, y de Doña Beatriz Portocarrero su muger, General en la Frontera del Reyno de Granada, donde hizo grandes hazañas en tiempo del Rey D. Juan el Segundo, canandoles à los Moros muchas Fortalezas, y haciendo al Rey de Granada vassallo del de Castilla. Muriò en el Cerco de Alora, herido de una facta, nicto de aquel ilustrissimo varon Perafan de Ribera, de cuyas hazañas se pueden escrivir libros enteros, porque viviò ciento y cinco años (como lo dice el epitafio de su sepulcro en Santa Maria de las Cuevas en Sevilla, de la Orden de la Cartuja) y todos los gastò en servicio de Dios, y de sus Reyes, peleando contra los Moros, alcanzando las vidas de cinco Reyes (cosa prodigiosa!) à Don Pedro, à su hermano Don Enrique, à Don Juan el Primero, D. Enrique el Tercero, y à Don Juan el Segundo, descendien : te este Cavallero por linea recta de varon del Rey Don

Haro ubisu- Ramiro de Oviedo, y de Leon, ultimo de este nombre:(n) grà lib.7.c.7 Por su clara estirpe, y por sus buenos servicios, que hizo

de los Reyes Nuevos de Toledo. 185

nada, le honraron con el titulo de Conde.

Conde de Casares à Don Rodrigo Ponce de Leon;

Duque de Arcos.

Conde del Puerto de Santa Maria à Don Luis de la

Cerda, Duque de Medina Celi.

Conde de Baylen à Don Manuel Ponce de Leon, hijo de Don Juan Ponce de Leon, segundo Conde de Arcos, y de la Condesa Doña Leonor Nuñez de Guzman, su segunda muger. La gran nobleza de esta Casa es tan notoria, que no ay quien la ignore. Las proezas, las valentias, las hazañas de este bravo Don Manuel, son tantas, y tan memorables, que estàn llenas las historias. Los desafios, y batallas, que venció, fueron prodigiofos. La brevedad de mi assumpto no me dà lugar à referirlos: solo en suma dirè dos de sus proezas, y bizarrias. Una, quando cercado, y acometido de siete Moros, los vencio vies corto à todos las cabezas, y colgadas del arzon de la silla, las metiò triunfante en Santa Fè. Otra, quando aviendoles traido à los Reyes Catolicos un presente de Leones de la Africa, y estandolos mirando un dia las damas de la Reyna desde unos corredores, que caían à la Leonera, à la dama à quien galanteaba, se le cayo un guante por descuido, (si ya no fuesse cuidado, por darle que sentir à quien la estaba zelando) y comenzando à quexarfe con los ademanes de querida, y oyendola Don Manuel, con un animo bizarro, abriò, y entrò en la Leonera, donde los Leones, quizà de vèr que era tambien Leon Español, y Andaluz, se suspendieron al verle, y no se moviò ninguno. Cogiò el guante con bravo brio, y llevòsele à la dama. El desafio del Monsiur, digno es tambien que se sepa. Avia ido Don Manuel à Francia à unos torneos, en los quales venciò al mantenedor. Diòle silla el Rey Francès muy cerca de sì. Aficionòsele una dama de las que assistian à la Reyna. Mostròsele grato. Abrasòse en zelos un Monsiur que la servia. Llegòse à reprehenderle: oyò de su derecho; desafiò à Don Manuel, aceprò el desafio; y como es ley en las del duelo, que señale el desafia? do las armas, y el lugar, señalò Don Manuel para palenque la puente de madera del Rio, que entra en Pa: ris; y que las armas suessen solas lanzas, los cavallos sin sillas, y desnudos en carnes ambos combatientes, sin adargas, ni ninguna otra desensa. Pasmòse el Francès de oir tal genero de pelea, y acogiòse à la autoridad Real, para que le diesse por libre, y escusado; con lo qual quedò Don Manuel bien puesto, y èl tenido por cobarde.

Conde de Cedillo, Manzaneque, y Tozenaque, à Don Antonio Alvarez de Toledo, hijo primogenito de Hernan Daivarez de Toledo, Secretario, y Contador mayor de estos Catholicos Reyes, y de su Consejo de Estado, Señor de la Villa de Cedillo, y de otros vassallos, de Doña Aldonza Yllan su muger, nieto de Juan Alvarez de Toledo, Señor de Tozenaque, viznieto de Alomso Gonzalez de Toledo, Señor de Tozenaque, y de su muger Doña Sancha Boca Negra. Assi por los grandes servicios de sus padres, como por los personales del sobredicho Don Antonio, le honraron con el titulo Comital.

Conde de Ayamonte à Don Pedro de Zuniga y Guzman, à quien despues dieron (como verèmos) titulo juntamente de Marquès de la misma Villa.

Conde de Melgar à Don Bernardino Enriquez, hijo

del Almirante de Castilla.

Conde de Villalva à Don Diego de Andrade, (otros dicen, que à su hijo Don Fernando de Andrade (o) Señor del Castillo de Andrade, Casa de las mas solariegas, antiguas, y nobles del Reyno de Galicia, y Señor de Puentes Dume, Ferròl, y Villalva, de cuyas Villas hizo merced nuestro Rey Nuevo Don Enrique Segundo à Hernan Perez de Andrade, su privado, que por morir sin succession, succedió en la Casa Pedro Fernandez de Andrade el nuevo Conde. Descienden estos Señores de los antiguos Condes de Trastamara, y de uno de los cinco Cavalleros, que con el Conde Don Mendo de Rausona empezaron à ganar de los Moros el Reyno de Galicia.

(0) Haro 2. p. lib. 6. cap. de los Reyes Nuevos de Toledo. 187

do, hijo de Don Juan Chacon, Señor de Cafarrubios del Monte, y Contador, y Mayordomo mayor de nuestra Reyna Catolica , y Comendador de Montiel , y de Doña Luisa Faxardo su muger, Señora propietaria del Estado, y la Casa de los Velez, y de Mula, y del Adelantamiento del Reyno de Murcia, hija de Don Pedro Faxardo, Señor de Mula, y de Molina, y Adelantado de dicho Reyno, y de su muger Dona Leonor Manrique, hija de Don Rodrigo Manrique, Conde de Paredes, y Maestre de Santiago. El Solar, y Cafa nobilissima de los Faxardos, es Santa Marta de Hortiguera en Galicia; y assi son sus Armas las mismas que las de los Cavalleros Ortigosas, que son tres matas de ortigas verdes en campo de oro, sobre unas rocas del mar, con ondas blancas, y azules. Fue el nuevo Marquès Don Pedro Faxardo muy valiente Cavallero, como lo mostrò, ayudando à sus Reyes en todas las guerras de Granada, y en las demás ocafiones. Alcanzò aquella victoria junto al Rio de Almeria, venciendo al Alcayde de Alhamilla, que con cinco mil Moros le saliò à dar la batalla. Allanò toda aquella tierra, y en el levantamiento de las Alpujarras hizo hechos feñalados de famoso Capitan.

Marquès de Moya à Don Andrès de Cabrera, (y dicen sue este el primer titulo de Marquès, que dieron estos Catolicos Reyes) Mayordomo mayor del Rey Don Enrique Quarto, y Alcayde de Segovia, Cavallero muy prudente, fiel, y leal à sus Reyes, como lo mostrò bien, desendiendo el Alcazar, y Ciudad de Segovia valerosamente contra los rebeldes en aquellas calamidades, que passaron en tiempo de Don Enrique el Quarto, harto · lastimosas. Con su prudencia, y maña reduxo à union, y amistad à los Reyes Catolicos con el Rey Don Enrique su hermano, y cuñado, combidandolos à rodos à comer en Segovia en un magestuoso combite que les hizo, fiandose de su palabra la Serenissima Princesa, quando pudiera temerfe algun engaño. Tal era la autotidad de este ilustre Cavallero. Muerto el Rey Don Enrique, siguiò siempre la parte de los Catolicos Principes, por mas brindis, y ofertas, que el Rey Don Alon-

fo

so de Portugal le hizo. Entregoles luego los Alcazas res, con todos los teforos, joyas, y armas, que avia en ellos; y à su exemplo muchos Prelados, y Grandes siguieron aquel partido. Y porque la entrega de los Alcazares fue el dia de Santa Lucia, para que huviesse memoria de sus servicios, le hicieron merced à èl, y à sus successores en la Casa de Moya, (de que le dieron titulo de Marquès, sentandole aquel dia sus Altezas à su mesa: otra merced rara!) que todos los Reyes les embien el dicho dia la copa de oro en que bebieren, para que ellos beban con ella; con declaracion, que si sucediere no servirse los Reyes con copa de oro aquel dia, ayan de beber en ella, y que con gran solemnidad se la lleve uno de los Gentiles-Hombres, que sirvieren à la mesa, como se la embiò la Magestad del Rey Don Felipe Tercero al Marquès de Moya. Assimismo le hicieron merced del privilegio, llamado de la Escusabaraja, por las muchas que avia escusado en estos Reynos, concediendole, que el, y sus successores el dia de la Natividad ovessen Missa junto à la cortina Real, para que despues de aver recibido la paz los Reyes, se la diessen de su mano, y ellos mismos à los successores de su Casa. en señal de que la avian procurado, y esectuado, para beneficio grande de estos Reynos. Concedieronles, que con las Armas suyas de Cabrera, y las de su muger Dona Beatriz Fernandez de Bobadilla, señora muy valerosa, y que ayudò à su marido en todas las ocasiones, y lances que passaron, con gran valor, y prudencia, juntassen las de Castilla, y Leon con una Corona Real, para que fuelle notorio el beneficio, que por medio suvo recibieron estos Reynos.

Marquès de Cenete à Don Rodrigo de Mendoza; hijo del Eminentissimo Don Pedro Gonzalez de Mendoza, Cardenal de España, y Arzobispo de Toledo; al qual, como dexamos dicho, hicieron Conde del Castizlo del Cid, y de Xadraque.

Marquès de Villa-Franca à Don Luis Pimentel, hijo primogenito de Don Rodrigo Alonso Pimentel, quarto Conde de Benavente, y de la Condesa Dona Magia Pacheco, su muger. Muriò este Marquès, cayendo de los Reyes Nuevos de Toledo. 189

de un corredor en Alcalà de Henares, que sue un fracaso notable.

Marquès de Priego à Don Pedro Fernandez de Cordova, septimo Señor de la Casa de Aguilar, valiente, y asamado Cavallero, y que hallandose en la batalla de Sierra Bermeja, en que muriò su padre Don Alonso de Aguilar, recibiendo de los Moros innumerables heridas, sacò à pesar de ellos en ombros el cuerpo de su padre, y llevòle à dar sepultura à la Capilla de sus progenitores. Por sus hazañas, y las de sus claros ascendientes,

le honraron los Reyes con este Marquesado.

Marquès de Comares à Don Diego Hernandez de Cordova, Alcayde de los Donceles, Señor de Espejo, y Lucena, y descendiente del famoso Martin Fernandez de Cordova, que en las guerras de Antequera, y Ronda, hizo famosas hazañas. No las hizo menores este nuevo Marquès en servicio de los Reyes Catolicos, antes de gozar del titulo, haciendo muchas salidas contra el Moro desde su Villa de Lucena, especialmente quando en la batalla que diò junto al arroyo, que llaman de Martin Gonzalez, prendiò al Rey Chico de Granada, juntamente con Don Diego Fernandez de Cordova, Conde de Cabra, por cuya causa orlaron ambos Señores los Escudos de sus Armas con las muchas vanderas que ganaron, y el Rey preso con una cadena de oro. Assi en todas las guerras de Granada, como en la conquista del dicho Reyno de donde fue Virrey, y Capitan General, hizo hechos señalados, y ganò muchas victorias. Casò con Doña Juana Pacheco, hija de Don Juan Pacheco, Duque de Escalona, y Marquès de Villena.

Marquès de Cañete à Juan Hurtado de Mendoza, segundo Señor del Estado de Cañete, Guarda mayor de la Ciudad de Cuenca, y Montero mayor del Rey, hijo del esclarecido varon Diego Hurtado de Mendoza, que en tiempo del Rey Don Juan el Segundo, hizo hechos señalados, hallandose en la toma de Antequera, y en la desensa de la Ciudad de Jaen contra el Moro de Granada, y en la recuperación del Estado de Villena, contra el Infante de Aragon Don Enrique. No anduvo mesta el Infante de Aragon Don Enrique. No anduvo mesta el Infante de Aragon Don Enrique. No anduvo mesta el Infante de Aragon Don Enrique.

190 Libro Segundo, Cap.9.

nos valeroso el nuevo Marques en las turbaciones, y rebueltas del Rey Don Enrique Quarto, y en las ocasiones de los Reyes Catolicos, à quienes sirviò siel, y valentissimamente, por cuya causa le honraron con este. Marquesado, si bien llegò la merced dos dias despues de su muerte, passando el titulo à su nieto Diego Hurtado de Mendoza.

Marquès de Alcanices à Don Francisco Enriquez de Almansa, hijo de Don Juan Enriquez, y de Dona Constanza de Almansa su muger, hija del asamado Cavallero Diego de Almansa, Senor del Estado de Alcanices, por quien quedò el refran en estos Reynos, que dice: Lanza por lanza, la de Diego de Almansa. Y Don Juan Enriquez sue hijo de Don Enrique Enriquez, primero Conde de Alva de Liste.

Marquès de Villanueva del Fresno à Don Juan Portocarrero; y aunque otros dicen diò este titulo el Emperador Don Carlos Quinto à Don Pedro Portocarrero. (p) Y en los Marquesados de Ayamonte, Zahara, y Mondejar, hallo tambien vaziedad.

(p)
Haro 2. p.
lib. to. cap.
18.

#### Nota al Lector.

Porque veo que me he alargado mucho mas de lo que sue mi intento en reserir los titulos, que han dado los Serenissimos Reyes de Castilla, desde que abriò la puerta à estas gracias nuestro Rey Nuevo Don Enrique Segundo; y que si he de proseguir como hasta aqui en los que quedan, serà como averme apartado de mi principal assumpto, no harè mas que sumarlos, remitiendo al curioso, que gustare de vèr las Casas, y Apellidos, à Alonso Lopez de Haro en su Nobiliario Genealogico, primera, y segunda Parte; à Julian del Castillo en la Historia de los Reyes Godos, y al Doctor Salazar de Mendoza en su Libto de las Dignidades Seglares de Castilla, y Leon.

Titulos que diò el Emperador Carlos Quinto.

Diò el Emperador solo un titulo de Duque, que sue el de Medina de Rio-Seco à Don Fernando Enriquez, quina to Almirante de Castilla de los de esta Casa. Creò once Condes, y doce Marqueses.

de los Reyes Nuevos de Toledo. 191

El Rey Don Felipe Segundo.

Diò este Screnissimo Principe cinco titulos de Duques, nueve de Condes, y veinte y cinco de Marqueses.

El Rey Don Felipe Tersero.

Creò este piadoso Rey quatro Duques, treinta y quatro Condes, y treinta y un Marqueses.

El Rey Don Felipe Quarto:

Diò nuestro Catholico Rey, desde que empezò à reynar el año de mil seiscientos y veinte y uno, hasta el de cinquenta y seis, dos titulos de Duques: de Condes quarenta y dos: de Marqueses cinquenta y nueve: de Vizcondes cinquenta.

## SUMA DE LOS TITULOS QUE SE HAN DADO en estos Reynos.

Sumando los Titulos que se han dado desde que el Rey Don Enrique Segundo empezò à hacer estas mercedes, hallarèmos, segun nuestra cuenta (salvo si ay otra mas ajustada) que son treinta y tres Duques, ciento y setenta y dos Condes, ciento y quarenta y dos Marques, y cinquenta Vizcondes.

# LAS CASAS QUE GOZAN DE GRANDEZA EN estos Reynos, son las siguientes.

Duques.

Duque de Alva, su Apellido Toledo.

Duque de Arcos, Ponce de Leon.

Duque de Alcala, Rivera.

Duque de Avero, Alencastre.

Duque de Baena, Fernandez de Cordova.

Duque de Barcelos, Pereyra y Portugal.

Duque de Verganza, Pereyra y Portugal.

Duque de Verganza, Pereyra y Portugal.

Duque de Camina, Meneses.

Dua

192 Libro Segundo, Cap. 9.

Duque de Cardona, Aragon Folc y Cordova, Casa que oy tiene en sì seis titulos de Grandeza, Cardona, Segorve, Comares, Lerma, Cea, y Santa Gadèa.

Duque de Cea, Sandoval.

Duque de Escalona, Pacheco: tiene embebida en sì la Grandeza que posseia por el Marquès de Villena.

Duque de Feria, Figueroa. Uniosele la Grandeza del Marquesado de Priego.

Duque de Frias, Velasco.

Duque de Gandia, Borja.

Duque de Hijar, Hijar y Silva.

Duque de Huescar, Toledo. Unida en la Casa del Dusque de Alva.

Duque del Infantado, Mendoza. Casa de las mas grandes, y poderosas de estos Reynos, unida oy con la

de Pastrana.

Duque de Lerma, Sandoval y Roxas. Posseyò esta Cassa cinco Grandezas, y las tres passaron por casamiento à la de Cardona, que son Lerma, Cea, y Santa Gasdea. La quarta, que es la de Uceda, passò tambien por casamiento al Duque de Ossuna. La quinta, que es la de Denia, està oy en litigio entre el Duque de Cardona, y Diego Gomez de Sandoval, Conde de Lerma.

Duque de Maqueda, Cardenas. Esta Casa està oy unida con la de Naxera.

Duque de Medina-Celi, Cerda. Uniòse á esta Casa el Ducado de Alcalà.

Duque de Medina de Rio-Seco, Enriquez. Es el Almirante de Castilla.

Duque de Medina Sidonia, Guzman.

Duque de Medina de las Torres, Guzman.

Duque de Montalto, Moncada.

Duque de Naxera, Manrique y Lara.

Duque de Ossuna, Giron.

Duque de Pastrana, Silva.

Duque de Peñaranda, Zuñiga:

Duque de San-Lucar, Guzman.

Duque de Segorve, Aragon.

Duque de Sesa, Fernandez de Cordoya.

de los Reyes Nuevos de Toledo.

duque de Veraguas, Colon y Portugal, Inque de Uceda, Sandoval y Roxas,

Conde de Olivares, Guzman.

Marquès de Villena, Pacheco:

#### Condes.

193

Mara

Conde de Benavente, Pimentel.
Conde de Lemos, Castro.
Conde de Cabra, Cordova.
Conde de Alva de Liste, Enriquez.
Conde de Fuensalida, Ayala.
Conde de Altamira, Moscoso.
Conde de Monte-Rey, Acebedo Zuniga y Fonseca.
Conde de Aranda, Urrea.
Conde de Oropesa, Toledo.
Conde de Santa Gadea, Padilla.
Conde de Oñate, Ladron de Guevara.

## Marqueses:

Marquès de Aguilar, Manrique: Marquès de Aytona, Moncada. Marquès de Astorga, Osforio y Villalobos. Marquès del Basto, Avalos. Marquès de Pescara, Avalos. Marquès de Priego, Cordova y Aguilar: Marques de Comares, Ayala y Cordovaz Marquès de Mondejar, Mendoza. Marques de Alcanizas, Enriquez. Marquès de los Velez, Faxardo. Marquès de Santa Cruz, Bazan. Marquès de Velada, Davila. Marques de Villa Franca, Toledo y Osforio. Marquès de Leganès, Davila Mesia y Guzmana Marquès del Carpio, Haro. Marquès de Camarasa, Cobos y Luna. Marques de la Hinojosa, Mendoza y Arellano. Marquès de Denia, Sandoval y Roxas, Marquès de los Balbases, Espinola,

Libro segundo, Cap. 9.

Marquès de Castel-Rodrigo, Moura.

Adviertese, que aunque todas estas Casas gozan de titulo de Grandeza, quanto al cubrirse delante el Rey, y darles la Reyna almohada à sus mugeres, quando van à visitarla, y recibirlas en pie: con todo se dividen en tres classes, que se distinguen, y diferencia, en que los Grandes de primera classe (que son los descendientes de los que se cubrieron en tiempo del Emperador Carlos Quinto ) les manda cubrir el Rey, antes que le hablen, y que les responda. Los de la segunda classe los manda cubir, despues de aver hablado, y oyen à su Magestad cubiertos. Los de la tercera classe no hablan, ni oyen al Rey cubiertos, sino que despues de aver hablado, y respondidoles su Magestad, al arrimarse à la pared, les manda cubrir. (9)

(q) Don Alonfo Carrillo en las Adiciones al Doct. Salazar deMen doza.

A todo este numeroso tropel de Titulos, y Grandes diò principio nuestro Rey Don Enrique Segundo, de quien ha mucho rato, que nos apartamos, y assi es fuerza que bolvamos à su historia.

## CAPITULO X.

COMO EL REY DON ENRIQUE HIZO ASSESSAR al Rey Don Firnando de Portugal en la pretension de los Reynos de Castilla, hasta quedar amigos: y de lo que se tratò en las Cortes de Toro.

Lborozado, y contento, si bien solicito, y cuidadose, daxamos à nuestro Nuevo Rey, poniendo en cobro, y en orden el Reyno; que avia adquirido: pues poco importa el ganar, si falta el saber, y maña de conservar, y guardar aquello que se ha ganado. De valentia, y de industria se valiò este Principe, para aferrarse en las sienes la Corona, y para hacer, que el laurèl no se deshojasse: valentia en no desmayar un punto, ni dexar las armas de la mano: industria en derramar mercedes à los que favorecieron su partido. En lo uno, como dexamos dicho, anduvo tan liberal, y manirroto, que èl solo entre los Reyes de España se intitulò el Franco, y el Cavallero. En lo otro anduvo tan sobreaviso, que entre la mayor quietud, no dexaba el ser soldado. Aviendo,

pues, para salir de los empeños en que propios, y estraños le tenian, inventado aquellos dos generos de monedas, cruzados, y reales, que el cruzado valia un maravedì, y tres cada real, y con todo en aquel siglo eran muy baxas de ley; y que en adelante, sobre el rebaxarlas, huvo los danos, y perdidas, que se han llorado, y se lloran siempre que ay estas alteraciones, y mudanzas de moneda: aviendo, pues, de este modo remediado aquella necessidad, como lo han hecho otros Reyes, desde el Rey Fernando el Santo, hasta el tiempo en que oy vivimos (con que no lo admire nadie, ni lo llame mal govierno, sino pura necessidad de un Principe empeñado) erarò luego de enderezar la proa à las partes, que rebeldes le negaban la obediencia. Por la parte de Castilla era Ciudad-Rodrigo, plaza fuerte, y de importancia, la que se tenia por el Rey Portugues Don Fernando, que con el pretexto de ser viznieto del Rey Don Sancho el Bravo de Castilla, se intitulaba ya Rey de estos Reynos, por aver muerto el Rey Don Pedro sin hijos legitimos, en contra de lo que alegaba el Duque de Alencastre, que tambien se llamaba Rey de Castilla, y Leon, por su muger Doña Constanza, hija del Rey Don Pedro, y de Doña Maria de Padilla. Por la parte de Galicia, la Coruña. Compostela, y Tuy, tomaron la misma voz del Rey de Portugal, respetandole, y obedeciendole por dueño. Por la parte de la Andalucia estaba la Villa de Carmona. que teniendose todavia por el Rey Don Pedro, por estar alli sus hijos, y acaudillada de Don Martin Fernandez de Gordova, Maestre de Calatrava, era un fuerte padrastro. que daba en que entender mucho. Sobre à qual de estas tres partes se acudiria primero, huvo sus pareceres, y dificultades, por no poderse acudir à todas tres à un tiem. po. En fin, se resolvió de ir el Rey sobre Ciudad-Rodrigo. Pusola cerco, y para lo de Galicia despachò à Pedro Manrique, Adelançado de Castilla, y à Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado de Galicia.

Puesto el Rey Don Enrique sobre Ciudad-Rodrigo; tratò de assistarla, y combatirla con muchas minas, y cabas, que hizo en ella, hasta aportillar parte del muro; Malograron el intento, y el trabajo los recios temporas

196 Libro segundo, Cap. 10.

les del invierno. Por las nieves, y las plubias se impidiò el socorro al campo, y à falta del sustento, no bastan humanas fuerzas; con que compelido de esta necessidad; se huvo de retirar el Rey à Salamanca, y de alli à Medina del Campo, donde tuvo Cortes, en las quales se acabò de ajustar la paga de Beltran Claquin, y las de los demas Capitanes Estrangeros. El Rey de Portugal comenzò à mover la guerra por la parte de Galicia : y para rehacerse de suerzas, despachò sus Embaxadores al Rey de Aragon, brindandole con gran parte de Castilla, con que se aliasse con el para ganarla. Los Embaxadores sueron Don Martin, Obispo de Ebora, y Don Juan, Obispo de Silves, Fray Martin, Abad del Monasterio de Alcobaca, y Don Juan Alfonso Tello, Conde de Barcelos. Los tratos eran, que si se confederaban ambos Reyes contra Don Enrique, y le echaban de los Reynos, el Reyno de Murcia, con la Ciudad de Cuenca, con todas las Villas, y Castillos de su comarca, serian del Arago. nes: y todo lo demás de Castilla, y Leon quedasse por el Rey de Portugal : y para firmeza , y atadura de estos tratos, y conciertos, cafasse con el Rey Portugues la Infanta Doña Leonor, hija del de Aragon, la que en tiempos atràs fuera desposada con el Infante Don Juan, hijo del Rey de Castilla, y para este esecto se avian criado juntos muchos dias. Cosa de ponderación, de que palabras Reales falten à la fe ofrecida, por otras conveniencias, è interesses. No se le encubrieron estos tratos à nuestro Rey Enrique, y como de tan vivo corazon quiso acudir al remedio, antes de engrosarse el dano. Juntò todas sus fuerzas, y entròse por Portugal, talando, y destruyendo. Tomò la Ciudad de Braga, y la Villa, y Fortaleza de Berganza, plazas las dos muy confiderables: la una en el delicioso País de entre el Duero, y Miño: y la otra en la comarca, que llaman detràs los montes. Tuvo bien apretada la Villa de Guimarans, en donde se le escapo Don Fernando de Castro, que le llevaba consigo prisionero, solo con un Alguacil guarda de vista. Este fue el principal Cavallero, que saliò de Montiel, acompañando al Rey Don Pedro à la tienda de Beltran Claquin, aquella noche infeliz, que con su tragica muerte se

afira

afirmò nuestro Enrique la Corona. Como tomò por prifioneros à los que el Rey Don Pedro llevaba de guarda,
y este Don Fernando de Castro suesse el personage de mas
cuenta, haciale merced el Rey Don Enrique, en que anduviesse à su lado, libre, y sin prisiones, solo con Ramir
Gonzalez de las Cuevas por su Alcayde, y Alguacil. Teniendo, pues, el Rey cercada esta Villa, singiò el Don
Fernando de Castro, que queria hablar cón los cercados,
y aconsejarles, que se rindiessen. Con este pretexto se
acercò à los muros. Hizo señas: salieron à habla se: y al
vèr las puertas abiertas, entrôse dentro, dexandose burlado à quien le guardaba, el qual temeroso de que el Rey
lo juzgasse traicion, ò concierto suyo, entrôse tambien

en la Villa, donde le tomaron prisionero.

Mucho fintiò el Rey Don Enrique la foltura de este Cavallero, considerando, que avia de tener en el un grande enemigo, assi como lo fue el tiempo, que viviò: pues hecho General del Portuguès, hizo muchos estragos, y daños por la parte de Galicia; pero con todo, dexando el Cerco de Guimarans, rebolviò con su campo, à donde le llamaba la mayor 'necessidad, determinado, y resuelto de darle al Portuguès cuerpo à cuerpo la batalla. Temiòle el Rey Don Fernando, y no solo escusò el lance, sino que quiso llegar à medios, y tener paz con Castilla. Los medios fueron, que se casasse con la Infanta Doña Leonor, hija del Rey Don Enrique, y que se bolviessen el un Rey al otro las plazas, que se avian tomado. Fue el medianero de estos tratos Don Alfonso Perez de Guzman, Señor de Gibraleon, y Alguacil mayor de Sevilla, que como por parte de su madre era Portugues, y se avia criado en aquel Reyno, deseaba la union, y paz de ambas Coronas. Demás de bolver las plazas, ofreciò el Rey Don Enrique en dote con la Infanta tres cuentos: y para firmeza del trato, se dieron en rehenes Pueblos, y Castillos de importancia. El Rey Don Enrique diò à Alburquerque, Anconchel, y Zagala. El Rey Don Fernando à Campo-Mayor, Marguan, Nodar, y Portalegre. Con esto se sossegaron las armas, se embaynaron los azeros, y al son de los clarines se publicaron las pazes. El Portugues se partio muy con-N 3 tento

198 Libro Segundo, Cap. 10.

tento à Lisboa, y el Castellano se bolviò à Castilla muy gozoso: el uno à pensar como avia de casarse, enredado en otro amor, y el otro à prevenir galas, joyas, y dine-

ros, para celebrar las bodas.

Llegò, pues, à su Corte el Rey Don Fernando, y apenas se viò à vista de la beldad, que idolatraba, quando arrepentido de lo hecho, se hallò confuso, y turbado. Estaba embebido el Rey en los amores de una dama de prendas, si bien muy desigual, para partir con ella la Corona. Esta era Dona Leonor Tellez de Meneses: y aunque casada con Lorenzo Vazquez de Acuña, hallò tanto cariño en un pecho Real, que olvidada de propias obligaciones, se ladeò al interès de su fortuna. Echòse velo à la demassa, con el parentesco que avia entre ella, y su marido, y que no aviendo sido dispensado, venia à ser nulo el matrimonio; con que como en muger libre, podia muy bien el Rey, y otro qualquiera sentar trato, y casamiento. Con este color tuvo el Rey Letrados à medida de su gusto, assi como los tuvo el Rey Don Pedro para con la Padilla, y Doña Juana de Castro, que à la voluntad de un Rey, hasta las lerras se inclinan, ò se tuercen. No avrà arrojo, que haga un Rey, que dexe de tener àduladores, que le vistan de virtud, por mas que sea vicio. Mucho motin se moviò en Lisboa por parte de muchos Grandes contra el intento del Rey, afeandole con amenazas hacer Reyna à una dama particular, y casada con otro: pero nada sue bastante, para deshacer aquel hechizo. Contra el gusto de todos prevaleció su gusto, celebrando las bodas con la tal Doña Leonor Tellez de Meneses, naciendo, que la tuviessen por Reyna, y la besassen la mano. Para cumplir con el Rey Don Enrique, le despachò sus Mensageros, personages de cuenta, que intimassen de su parte, que el no casar con la Infanta Doña Leonor, no era desprecio, ni querer saltar à la amistad tratada, sino hallarse ya casado, y prendado con Doña Leonor Tellez, quando se hizo aquel concierto, que lo tuviesse por bien, y le contasse por su amigo: y en fee de ello le bolvia de buena voluntad las Plazas, que tenia tomadas de Castilla, que eran la Coruña, Ciudad-Rodeigo, y Valencia de Alcantara. En

En la Ciudad de Toro se hallaba nuestro Rey Enri- Coronica del que, y el año sexto de su Reynado, celebrando Cortes, Rey D. Enquando le llegò esta embaxada del de Portugal. Aunque fintiò mucho vèr deshecha la boda de su hija, y mas por estàr tan publico el casamiento, despues de tomado acuerdo con los suyos, huvo de abrazar los medios con prudencia, y hacer, como decimos, gala del desay re. Considerò prudente, que de hacer duelo el caso, no se le podia seguir mas que una guerra perpetua, y al cabo no sacar fruto: porque de un Rey yà casado, y tan casado con su amor, què palabra, y ante què Juez avia de pedir una Infanta burlada, y mas estando sin quiebra? Solo era el caso, como he dicho, para à suer del pundonor, andar à las puñadas. Demàs, que à la Infanta de Aragon Doña Leonor, que al cabo vino a ser nuestra Reyna de Castilla, muger del Principe Don Juan, de que tratarèmos adelante: à esta señora, pues, por apalabrada primero, le incumbia igual, ò mas derecho. Cosa notable, y felicidad de un Rey de Portugal, verse brindado, y rogado, y aun desposado con dos hermosas Infantas, Leonores las dos, una de Aragon, y otra de Castilla, y salirse à suera, y dexarse à las dos por otra Leonor, dama particular, y vassalla suya. Mal de muchos, gozo es; dice nuestro Proverbio Español, y assi el Rey Enrique tomò por consuelo la misma pesadumbre, con que quedò el de Aragon. Abrazò, pues las paces, y amistad del Portugues: recibio sus Plazas, y quitose de ruidos.

En estas Cortes de Toro, en que se hallaba el Rey al Choronica tiempo que se deshizo el casamiento de la Infanta Doña sup. cap.8. Leonor con el de Portugal, se tratò con mucho essuerzo Marian. 2.p. el partir las vehetrias del Reyno entre el Rey, y los Ca- lib.17. c.15. valleros, y Señores, que las posseian. El pretexto, que se propuso para ello, era cuitar las discordias, y escandalos, que se seguian. Este era el color ; pero la intencion, dicen, era interes particular, que se le seguia al Rey. Opusieronse los Nobles, suplicando con modestia, que no se perturbasse aquel derecho. Alegaron razones, y una de ellas , fue , que muchas doncellas , hijas de Ricos-Hombres, hallaban casamientos decorados, por ser naturales de las veherrias, lo qual no sería assi, si se par-

rique Segundo, año 6. cap. 7.

tiels

N4

Libro Primero, Cap. 10. 200

tiessen. Era el Rey muy inclinado à lo piadoso, como aquel que se avia visto en necessidades, arrastrado con sus hijos, y muger por Reynos estraños, con que apenas oyò, que à las doncellas nobles se les seguia detrimento de su proposicion, quando desistio de todo punto, y mandò, que se quedassen las cosas del modo que estaban antes. Assimismo mandò, que se rebaxasse la moneda, que el avia hecho labrar antes baxa de ley, que eran los cruzados, y reales, dexandolos en su intrinseco valor: el cruzado en un maravedi (que se avia puesto en tres) y el real en dos cornados ( que se avia subido à maravedi.) Que bueno es esto para en los tiempos, que oy andamos, pues vale el real treinta y quatro maravedis, y no se compra con èl lo que se compraba entonces por dos cornados: en fin, como dexo dicho, no es de nuevo alterar los Reyes el valor de las monedas, para socorrer sus apreturas, y bolverias à baxar, en cessando la ocasion. Como Señores soberanos quitan, y añaden el precio, conforme lo pide la necessidad. Mormuralo el vulgo, y como no alcanza el fin, ni el Principe ha de declararlo, lo llaman mal govierno. Lastima es de muchos, como muestra la experincia; pero mayor lassima es verà una Magestad obligada à valerse de estos medios.

# CAPITULO XI.

COMO EL RET DON ENRIQUE COBRO la Ciudad de Tuy, y otras Plazas: y las buenas nuevas, que tuvo de la victoria de su Admirante Ambrosio Boca-Negra; y las malas, de que el Rey de Portugal le faltaba à la amistad, V. trato.

A L punto que se despidieron las Cortes de Toro, A tratò nuestro Rey Don Enrique de cobrar las Plazas, que avia tomado el Rey de Navarra, que eran Vitoria, Logroño, Santa Cruz de Campezo, y Salvatierra. Despachò para este sin su Exercito, yendo por cabos personas de valor : pero aunque hicieron su deber, no pudieron conseguir la empressa, del modo que quisieran;

de los Reyes Nuevos de Toledo. 201

Solas Santa Cruz, y Salvatierra bolvieron à tomar la voz del Rey Don Enrique, pero Vitoria, y Logroño, defpues de muchos debates, quedaron como en sequestro, hasta que el Papa Gregorio sentenciasse la causa. Tomòlas en sieldad Juan Ramirez de Arellano, Cavallero de Navarra, persona muy ilustre, y à quien el Rey Don En-

rique tenia muy heredero en Castilla.

No dormia nuestro Rey en tanto que los suyos peleaban en Navarra, antes bien miraba desvelado à todas partes, para acudir al remedio de lo que conviniesse; y assi, teniendo noticia que se avian alzado con la Ciudad de Tuy algunos Gallegos malcontentos, juntos con los que de Castilla no estaban en su servicio, (que los Cabos de estos eran Pedro Diaz Palomeque, natural de Toledo, y Comendador de Santiago, y Men Rodriguez de Sanabria; y de los otros, Alsonso Gomez de Urin) se parriò de Burgos con la mas gente que pudo comboyar su diligencia. Puso sitio à la Ciudad, y apretòla de manera, que huvo de rendirse: dexòla pertrechada, y bolviòse à Castilla.

Triunfante entrò el Rey en Burgos de esta empressa, quando se le anadiò otro mayor jubilo. Tuvo nuevas, acompañadas de un grande, y rico presente, que le embiaba su Almirante de Castilla (y el primero que gozò de esta dignidad de los de su Casa) llamado Micer Ambrosso Boca-Negra, tronco ilustre de los nobilissimos Condes de Palma, dandole noticia de la cèlebre victoria, que avia alcanzado de la Armada de Inglaterra, y como avia tomado prissonero al General de ella, que era el Conde de Penabroch, y à otros Senores, y Cavalleros ilustres, quitadoles treinta y seis Navios, y el tesoro. Avia embiado el Rey à este Almirante en ayuda del Rey de Francia, por pagarle agradecido la buena correspondencia que le debia en sus lides, y trabajos. Con doce Galeras se juntò con la Armada del Francès. Hallò al enemigo junto à la Rochela, y con gran denuedo le diò la batalla: derrotòle, prendiò al General; tomòle todas las riquezas, que eran muchas: tomò muchos prisioneros; y porque campasse en Castilla el triunfo, y el sèr desinteresal, embiò à su Rey todo lo ganado; pre-(en: fente de los mas cèlebres, que cuentan los Anales de Castilla. No sola la Ciudad de Burgos se hizo al jubilo, à la aclamacion, al aplauso, pero todas las demás Ciudades, y los Pueblos, à gritos de alegria, derramaron reagocijos. Grandes honras, y mercedes hizo el Rey al Almirante, todo merecido à su valor, y sineza; pues con el tesoro, y prissoneros, que le traxo, compuso, y se desphizo de hartas deudas. Solo el rescate del Conde de Peanabroch le valiò cien mil francos de oro. En este precio se le diò à Mosen Beltran de Claquin, quando comprò de èl à Soria.

Siempre los placeres de esta vida, como tengo notas do à cada passo en mis Obras, duran poco, y qual stor; que llaman de la maravilla, se marchitan en un punto. Lo que por la mañana es gozo, es à la tarde pesar, todo desengaños de lo caduco que es todo. Alborozado, y derramando mercedes estaba el famoso Rey con las alegres nuevas, que dexamos dichas, quando entraron otras tristes à desazonar todo el contento. Supo como el Rey de Portugal avia embargado, y tomado los Navios de los Mercaderes de Asturias, y de Vizcaya, sin que huviesse causa, ni metivo para ello, en que conociò, que quebraba las paces, y que queria bolver à las armas. Sin darse por entendido de lo que le anunciaban sus recelos, escriviòle al Portugues con mucha compostura, que le dixesse la causa de aver hecho los suyos aquel desasuero. Demàs de esto, embiò tambien à Diego Lopez Pacheco, que aunque natural de Portugal, fue siempre en el asecto, à ley de agradecido, muy fino Castellano. Retirole de aquel Reyno el ser opuesto à los amores del Rey Don Pedro, y de Dona Inès de Caftro; y como matadòr de la belleza, que idolatraba aquel Principe, no quiso assegurarse en sus tierras, y alvergòse en las estrañas. Naturalizòse en Castilla debaxo de la proteccion de nuestro Rey Don Enrique, que le hizo muchas mercedes. Este, pues, fue por Embaxador al Rey Don Fernando de Portugal, sobre algunas materias, y à especular con recato los designios de aquel Rey, de si era, ò no su amigo. Anduvo el Pacheco muy bizarto de leal, porque aunque el ser Portugues pudiera tide los Reyes Nuevos de Toledo.

rarle à zelar, y à encubrir lo secreto de aquella mate: ria, y haciendo del desentendido, cumplir, como hacen otros, con ambos Reyes, no lo sufriò su lealtad, sino que à fuer de buen Cavallero, guardo muy bien el Proverbio Castellano de : Con quien vengo, vengo. Dixole, pues, à nuestro Rey Enrique, que no se descuidasse, sino que estuviesse cierto, que el Rey Don Fernando le faltaba al trato, y procuraba hacerle guerra, que no siasse en su amistad, porque llevaba embebido mucho engaño; pero que le daba por consuelo, que los mas de los señores Portugueses no estaban bienavenidos con su Rey, sobre aquel casamiento tan sonado, de aver hea cho Reyna, y muger suya à la muger del otro, y su vassalla. Que el Infante Don Dionis, con muchos de su sequito, queria desamparar al Rey su hermano, y passar-

se à Castilla, à estàr à su servicio. Casi las mismas nuevas traxo el mensagero con quien embiò el Rey Enrique à quexarse al Rey Fernando; con lo qual, ardiendo en su corazon la viveza grande, de que le dotò el Cielo, juntò todas sus suerzas en Zamora, y entrose por Portugal, talando, y destruyendo. Tomò la Ciudad de Viseo, y otras muchas Plazas; llegò à Coimbra, donde supo estàr la Reyna: y yá suesse no querer detenerse en aquel sitio, por ser Plaza suerte, yà fuesse, en mi sentir, atencion, y cortesia, (que siempre una muger, y mas Reyna, y hermosa, obliga al mas indignado) passò adelante à buscar à su enemigo, que aquartelado en Santaren, escusò el encuentro, sin querer salir à la batalla. Conocido el flaquio, resolviose nuestro Rey à chocar con Lisboa. Apoderòse de ella à suerza de su valor, y enseñoreose de todos los Arrabales. Lo que llaman la Villa, que es la fortaleza, y la que sola en aquel tiempo estaba con fuertes muros, se defendiò valerosamente. El Rey Don Fernando la embio tambien socorro desde Santaren, harto lastimado, y triste, de ver la cabeza de su Reyno hollada de su enemigo. El Rey Don Enrique, vista la poca esperanza de tomar la fortaleza, pegando fuego à lo mas hermoso de la Ciudad, se salio de ella al son de los lamentos, de los que à las llamas, y al acero acababan las vidas. En unos MonafLibro Segundo, Cap. 13.

terios, que están junto la Ciudad, sentó sus Reales, esperando las Galeras, que traía su Almirante Ambrosio de Boca-Negra de Sevilla, para que estorvando los socorros de la mar, pudiesse avassallar la Fortaleza.

En este estado miserable se hallaba el Reyno Lusitano, quando el Cardenal Don Guido de Boloña, y Legado del Papa, llegò à España à toda diligencia à meter el montante de la paz entre los dos Reyes. Escriviò de su llegada al Rey Don Enrique; y como se hallaba vencedor, embiole orden para que le esperasse en Guadalaxara, donde estaba à la sazon la Reyna Doña Juana con sus hijos, diciendole, que en bolviendo de la guerra, le oiria, y fabria lo que su Santidad mandaba. Viendo el Legado, que se defraudaba su intento, sin atender à esta orden, se partiò à buscarle. Entrôse en Portugal por Ciudad Rodrigo; y aunque quisiera hablar primero con el Rey Don Enrique, lo viò casi impossible, por ver que el Rey Don Fernando estaba en Santaren, por enya parte llevaba su viage: con todo torciò el camino; y con silencio, y con maña, consiguiò su fin. Saludò al Rey Castellano, revelole sus designios, las ordenes del Papa, sus deseos de la paz. Hallole de buen temple, y partiole al Portugues à significarle lo milmo. Viòle tambien de buen arte, y bolviò al Rey de Castilla, para tratar de medios, y de ajustes. El principal sue, que los dos Reyes se viessen, y se hablassen, y para que ninguno perdiesse de su derecho, ni se dixesse qual de los dos iba à vèr al otro, se dispuso, que se hiciessen las vistas sobre las aguas del Tajo, yendo cada Rey en sendas barcas, aderezadas con toda gala, y primor. El Cardenal iba en otra à apadrinar los tratos, y conciertos. Fue muy de vèr la funcion, y muy de notár: el cariño con que se hablaron ambos Reves. Aun al despedirse dixeron à los suvos cada uno tiernas alabanzas. Lindo-Arraez dixo nuestro Rey Enrique que le avia parecido el Portugues;y D. Fernando dixo, que bolvia muy Enriqueño. Los tratos de la paz fucron todos muy en prò de Castilla: que para seguridad de que las amistades serian ciertas, y fixas, diesse el Portuguès al Castellano cien hijos de Cavalleros de su Reyno: Que le ayudasse con cinco Gales

de los Reyes Nuevos de Toledo. 205

eras, siempre que el Rey Don Enrique huviesse menester embiar socorro à Francia: que dentro de un breve termino echasse de Portugal à todos los Cavalleros foragidos de Castilla, que el principal era Don Fernando de Castro: que el Conde Don Sancho, hermano del Rey Don Enrique, casasse con Dona Beatriz, hermana del Rey Don Fernando. La Coronica la llama hija suya, y de la Reyna Dona Leonor. Pero enganose el Coronista, 'ò lo errò, quizas, el Impressor; porque Dona Beatriz, hija de el Rey Don Fernando, fue la que muy niña se desposò con Don Fadrique, Duque de Benavente, hijo bastardo del mismo Rey Don Enrique ; y despues con los Infantes Don Enrique, y Don Fernando, hijos de Don Juan el Primero. Y ultimamente , fin tener efecto ninguno de estos tres desposorios, vino à casar en segundas nupcias con el mismo Rey Don Juan, por cuyo derecho legitimo, è indubitable, pretendiò à fuerza de armas aquella Corona; la qual, por mejor fortuna, alcanzò el Maestre de Avis, como diremos adelante, quando escriyamos la vida, y las hazañas de aquel Rey. Casò afsimismo, para mas suerza à las pazes, Don Alonso, hijo del Rey Don Enrique, habido en una señora, con Doña Isabel, hija tambien natural del Lusitano. Con estos ajustes; y condiciones, se capitularon, y juraron las pazes, bolviendo Don Enrique à Don Fernando todas las Plazas, Villas, y Castillos, que le avia tomado; y esto senecido, se bolviò à Castilla, victorioso, gustoso, y triun= fante.

Chronica de el Rey Don Enrique, año 8, cap.6.

## CAPITULO XII.

DE LA DEMANDA QUE PUSO AL RET Don Enrique la Condesa de Alanzon Doña Maria de Lara, de los Señorios de Lara, y de Vizcaya.

A PENAS huvo concluido nuestro gran Rey Don Enrique las cosas de Portugal, y de Navarra, en el año octavo de su Reynado, quando hallandose en la Ciudad de Burgos, le llego un Embaxador, per-

persona de cuenta, de parte de Doña Maria de Lara, hij de Don Fernando de la Cerda, y de Doña Juana de La ra, Señor de Vizcaya : la qual Doña Maria estuvo casad en Francia primero con Don Luis, Conde de Estampas, d la sangre Real, y despues con el Conde de Alanzon, her mano del Rey Phelipe de Francia. Del primer matrimo nio tuvo un hijo solo, que se llamò Don Luis, como se padre. Del segundo tuvo seis, y todos con grandes pues tos. Los dos primeros fueron uno Conde de Alanzon, y otro Conde de Percha. Otros dos que tiraron por la Iglesia, uno fue Cardenal, y otro Arzobispo. Muriò su marido en la batalla de Tarsi, ayudando al Rey su hermano contra el de Inglaterra. Hallandose, pues, viuda, aunque rica, y poderosa, sabidora del derecho que tenia à los Senortos de Lara, y Vizcaya, no quiso que los perdiessen sus hijos. Aviendo, pues, ajustado sus papeles, y hecho sus informaciones por Letrados muy perítos, despacho al Embaxador, que hemos mencionado, para que ante el Rey, y su Consejo, alegasse, y pidiesse justicia. Con mucho cariño le recibiò el Rey Enrique, que aunque le iba à demandar no el peor pedazo de su Corona, viò, que no era cordura ayrarse, ni desabrirse con quien pide lo que es suyo; y en estos lances, la industria, y la maña pueden mas que la violencia. Luego lo vercmos, y es caso muy de notar. Aviendole, pues, feñalado audiencia, y el propuesto su embaxada, mandole, que informasse, y que diesse por escriro el derecho, que assistia à la Condesa, para poner su demanda. Hizolo assi el Cavailero, y desabrochando el pecho, sacò un Memorial, que decia de esta suerre: (Que porque vea el curioso el derecho tan grande, que mediante su industria grangeò nuestro

Derecho de Rey para sus hijos, y descendientes, quiero ponerie à la los Condes letra.)

de Aladzon al Señorio de Vizcaya; con que le adquirió Rey Don En

rique.

"Muy excelente Principe, y poderoso Rey, y Se-"nor, mi señora Doña Maria de Lara, Condesa de ,, Alanzon, vuestra parienta, se vos mucho encomien-", da, y vos dice, que por quanto ella sabe, y es bien ", cierta, que vos sois un noble Principe, y que no quer-

", reis à ninguna persona hacer agravio; y que ella, en-,, tendiendo, que por ser vuestra natural del vuestro

,, Rey-

de los Reyes Nuevos de Toledo. , Reyno, y del vuestro linage, que ella podia alcanzat , justicia ante la vuestra Real Magestad; y por ende ella ,, vos hace saber, que las rierras de Lara, y Vizcaya, , que son en vuestro Reyno, que deben ser suyas por "derecho, y que vos no se las debedes entallar, ni em-, bargar; y porque mas llanamente seades informado "dicevos, que la razon, y justicia, que ella ha por aver ,, las dichas tierras de Lata, y de Vizcaya, que es esta: "El Conde Don Lope, que sue Señor de Vizcaya, hijo ", de Don Diego, el que se quemò en los baños de Baña-"res, al qual Conde Don Lope matò el Rey Don San-,, cho en la Villa de Aifaro, y huvo hermanos legitimos " à Don Diego, y à Dona Terefa. Este Don Lope, que ,, muriò en Alfaro, dexò una hija, que llamaban Doña ,, Maria, que fue casada con el Insante Don Juan de Cas-,, tilla, y fue Señora de Vizcaya, y huvo aquel Infante ,, Don Juan de aquella Doña Maria un hijo, que dixeron "Don Juan el Tuerto, y este sue Señor de Vizcaya, al ,, qual matò el Rey D. Alfonso en Toro por malos Con-;, sejeros ; y este Don Juan el Tuerto dexò una hija , que ,, dixeron Dona Maria, la qual casò con Don Juan Nu-" ñez de Lara el viejo, y huvo hija à Doña Maria de La-,, ra, que fue casada con Don Fernando de la Cerda, y "madre de mi señora la Condesa. Y assi, segun esto, Do-,, na Juana muger, del Infante Don Juan, eran primos, hi-"jos de hermanos, y hermana; y esta Doña Maria de , Lara casò con Don Fernando de Lara, y huvo hijos à ,, Don Juan Nuñez de Lara , y à Doña Blanca , y à Doña "Margarita, y à esta Dona Maria, Condesa de Alanzon, " mi señora. Y por esto sue hecho el casamiento de Don ,, Juan Nunez de Lara, su hermano de la dicha Condesa ,, de Alanzon, y de Doña Maria de Lara, muger del In-,, fante Don Juan , hija del Conde Don Lope ; porque si ,, la dicha Doña Maria muriesse sin hijos herederos, que , la dicha tierra de Vizcaya debia venir por derecho à , Dona Maria de Lara, que era prima suya, madre del , dicho Don Juan Nunez; y alsi tornaba la tierra à sus , herederos legitimos derechos de linage de Lara; y este "Don Juan Nuñez de Lara, Señor de Vizcaya, huvo hi-

" jos à Don Lope, y à Don Nuño, y à Dona Juana, que

Libro segundo, Cap. 12. 208

5 casò con el Conde Don Tello, y à Dona Isabel, que ,, casò con el Infante Don Juan de Aragon; y todos ef-, tos hijos, y hijas del dicho Don Juan Nunez, murie-, ron sin dexar herederos. Y Don Diego, hermano del ,, Conde Don Lope, hubo hijo a Don Lope, y Don Lo-, pe à Don Diego, y à Don Pedro, y todos murieron , sin hijos. Por la qual razon parece manisiestamente, ,, que las dichas tierras de Lara, y de Vizcaya, debian ,, tornar à la dicha Doña Maria, mi señora, Condesa de ,, Alanzon, y ella los debe heredar, y ser Señora de La-,, ra, y de Vizcaya, y no otra persona alguna; pues que ,, estia de los dichos hijos, y hijas del dicho Don Juan , Nunez, los quales muricron sin herederos. Y la Reyna ,, de Castilla Dona Juana vuestra muger, por quien vos ,, teniades los dichos Señorios de Lara, y de Vizcaya, ,, cuya prima es de los hijos, y hijas del dicho Don Juan , Nuñez, y de la dicha Doña Maria, Condesa de Alan-, zon, mi señora, è fincara la dicha señora Reyna Doña , Juana vuestra muger, y los hijos de mi señora de Alanzon, que quedaron, fueron fobrinos, y la heren-" cia torna al mas propinquo; y segun derecho, perte: , nece à la dicha mi señora la Condesa de Alanzon, pues , que es viva, y Doña Blanca, y Doña Margarita, sus "hermanos, son finados. Ca esta Doña Maria es tia de , los hijos del dicho Don Juan Nunez de Lara su her-,, mano, que muriò despues de la muerte del dicho Don , Juan Nuñez de Lara, Señor de Vizcaya, que era hera ,, mano de la dicha Doña Maria mi señora la Condesa; y, ,, su madre de ellas era mas cercana del linage, que no la ,, dicha Doña Juana vuestra muger, que es sob ina.Y por , ende torna su herencia à ella, porque la dicha señora ,, Reyna es prima, como dicho es, y la dicha señora Con-,, desa de Alanzon Doña Maria es tia; y assi puede pares-" cer claramente à toda persona de razon, que la dicha "Doña Maria de Alanzon Condesa, debe ser señora, y ,, heredera de las dichas tierras de Lara, y de Vizcaya, y , no otra persona ninguna. Y por semejante razon la ,, señora Reyna de Castilla vuestra muger, tiene, y here-,, da la tierra de Don Juan Manuel su padre, y no el Rey, "Don Fernando de Portugal su sobrino, hijo de Doña " Conf-



, al

, Constaza su hermana, aunque como quiera que el Rev , de Portugal Don Fernando sea hijo de la hermana ma-,, yor de dias; y esto, porque la dicha señora Reyna de ,, Castilla es mas cercana del linage, porque ella es hija ,, de Don Juan Manuel, hijo de su hija Doña Constanza, , Reyna que fue de Portugal. Otrosi, esto parece assaz ,, claramente, por la herencia del Reyno de Castilla, ca el , Infante Don Fernando de Castilla de los de la Cerca; , que fue el mayor heredero del señor Rey Don Alonso , de Castilla, que Dios aya, que huvo de ser Emperador; ,, el qual dicho Don Fernando hubo dos hijos, que lla-", maban al uno Don Alfonso, y al otro Don Fernando; ,, el qual dicho Don Alfonso no fue Rey de Castillà, co-, mo quier que èl fue hijo del Rey D. Fernando, que era ,, hijo primero del dicho Rey Don Alfonso, y mayor de ,, dias: mas fue Rey el Infante Don Sancho, que era tio ,, de los dichos Don Alfonso, y Don Fernando, porque , el Infante Don Sancho era hijo del dicho Rey Don Al-,, fonso, y los otros Don Fernando, y Don Alfonso, eran , nietos. Otrosi, señor vos Rey Don Enrique, estando ,, en Paris, quando erades Conde, que estabades allà con ", el Rey Don Juan de Francia, dixisteis à la dicha Dona "Maria, Condesa de Alanzon, miseñora, como sus so-,, brinas, hijas de Don Juan Nuñez su hermano, las qua-,, les eran Doña Juana, y Doña Isabèl; que Doña Jua-" na fuera muger de Don Tello, vuestro hermano, y la , Doña Isabèl, muger que fue del Infante de Aragon "Don Juan, eran muertas: y como vos sabiades muy ,, bien, que ella debia ser heredera de Lara, y de Vizca-,, ya, y que assi siabades en Dios, que vos le ayudaria-,, des à cobrar las tierras sobredichas. Y como quier que ,, despues algunas personas avian dicho, que la dicha Do-", na Juana su sobrina, muger de Don Tello, vuestro her-,, mano, que era viva, no es de creer, que vos el dicho ,, señor Rey de Castilla, y todos los otros señores sabian ", ciertamente, que la dicha Doña Juana era muerta, ,, ca la hiciera matar el Rey Don Pedro en Sevilla, y ,, fue hallada la dicha sepultura à cerca de la Iglesia de San ,, Miguel de Sevilla, segun à mi es dicho por hombres ,, de creer; y aun el dicho Don Tello confessò, y dixo

,, al tiempo de su muerte, que aquella que se decia Doña ,, Juana de Lara, no era su muger, pero que consintie-", ra, por sossegar la tierra de Vizcaya. Y vos, Rey, y ,, señor, sabedes, que esta dicha Doña Juana està enter-,, rada en Sevilla, y que vos la mandastes desenterrar, y ,, traer de aquel lugar en que estaba, y poner en otro lu-, gar mejor; y por todas estas razones es mi señora la "Condesa de Alanzon heredera. Y por ende vos suplica, ,, y pide humildemente por justicia, que le vos querades ,, dar, y desembargar las tierras, y Señorios de Lara, y ", de Vizcaya, pues que son suyas, y pertenescen à ella, ", segun que se muestra, y ella tenervosloha en mucha ,, merced señalada, y rogarà à Dios por vos, que vos lo ,, agradezca, y vos, que le hagades cumplir de derecho; ,, y los hijos de ella, que seran herederos de las nombra-,, das tierras de Lara, y de Vizcaya, despues de sus dias, ,, vos lo serviran bien , y lealmente , segun es derecho. Y ,, señor, dicevos, ansi la Condesa de Alanzon, mi seño-,, ra, que las tierras, que ella demanda, han estos Luga-, res, y pertenencias en el Reyno de Castilla, los quales ,, son estos, que yo aqui nombrare. Primeramente, las , tierras de Vizcaya, con todos sus Monasterios, dere-,, chos, y devisas. Y mas afuera ha estos Lugares; es à , saber, las Encartaciones que huvo el Senorio de Vizca-,, ya, en trucque de otras tierras, que eran suyas.Y otrosi, , la Villa de Santa Agueda, y Lozoya, è Iglesia de Salo-,, ver, y Fuente de Burruena, y Berzoso, y Cibico de la "Torre, y Gales, y Paredes de Nava, y Villalon, y ,, Cuenca de Tamariz, y Melgar de la Frontera, y el Bar-,, zon Moral de la Reyna, y Aguilar de Campos, y Caf-"tro-Verde de Campos, y Caleriegos, y Belver, y San-,, tiago de la Puebla, à cerca de Salamanca, y Oropesa, ,, y el Campo de Arañuelo. Y otrosi, la tierra de Lara tie-,, ne estos Lugares: Lerma con su tierra, Villa-Franca ,, de Montes de Oca, y Busco à Meningo, y Vallercanes, "Torde Blanco. Y otrosi, demàs de este Señorio de La-,, ra, es natural de las Behetrias de Castilla, por consen-,, timiento de todos los Hijosdalgo, han sendas, y Anta-, res en todas sus Behetrias. Otrosi, el Señorio de Viz-,, caya es natural, assi de las Behetrias; mas no tanto code los Reyes Nuevos de Toledo.

2 I

"no el de Lara. Y otros, el Señor de Lara es siempre, Alferez del Rey; y el Señor de Vizcaya ha siempre la "delantera en las batallas, donde và nuestro Señor el "Rey. Otros, el Señor de Lara, habla siempre en las

,, Cortes por los Hijosdalgo de Castilla.

Con mucha benevolencia escuchò el Rey Don Enrique las razones, y alegatos, que le hacia la Condesa, en orden à su demanda. Viò, que tenia razon, y que à quien la tiene, por mas que sea competidor, no es justo mostrarle desabrimiento, antes bien grangearle con cariño. Despidiò al Embaxador, haciendole muchas honras, y ofreciendole satisfaria à la Condesa, conforme merecia señora tan excelente. Juntò luego todos los de su Consejo, y à otros Prelados, y Grandes, todas personas de letras, y buen juicio; y mandòles, que viessen la informacion, y demanda de la Condesa, y resolviessen lo que se debia hacer. Bien sabia el Rey, que la Condesa tenia justicia; y para guardarsela, no necessitaba de Letrados: pero mientras ellos rebolvian sus textos, y sus leyes, quiso echarse à discurrir sobre el medio que tomaria, para sin hacer agravio, no desnudarse de Señorios tan ricos como aquellos. No huvo cosa en que mas mostrasse este gran Rey su buen talento, que en el caso presente; y puede servir de pauta para semejantes similes, en que sin agraviar la justicia, quede beneficiado el que possee lo ageno. Dividiose el Consejo en varios pareceres. Unos decian, que debia el Rey oir en justicia à la Condesa, y que para esto nombrasse su Procurador. Otros mas estadistas alegaban, que no se pusiesse en question aquel derecho; porque si probaba la Condesa, era suerza entregarla aquellos Señorios, que eran el mejor bocado que tenía los Reynos de Leon, y de Castilla: por lo qual seria mas conveniente responderle à la Condesa una respuesta agradable, y amorosa, y no reducirlo à pleyto.

Despues que el Rey huvo escuchado à sus Consejeros, y visto con enidado la opinion que cada uno seguia, les dixo à todos, que el avia pensado un modo, y una salida, con que rechazar la demanda de la Condesa, sin que de ello se sintiesse, ni mostrasse enojo. Arquearon todos las cejas, y pusieronse muy atentos à oir el Libro Segundo, Cap. 12.

parecer de su Rey; el qual hablò de esta suerte: Aunque - pudiera, fegun el tenor de muchos de vosotros, responder à la Condesa mi parienta, que embie sus poderes. y nombre Procurador, para que ante los Oydores de mi Audiencia se ventile su demanda, es forzoso que ella piense, que los Juezes no haran otra cosa mas de lo que yo gustare, y les dixere, y que serà pleyto eterno, y darla una entretenida. Y aunque pudiera tambien, segun otras opiniones, negarla lo que me pide, dandola muchas razones, y caufas, que ay para ello, no ay duda fino que serà enojarla, y tenerla mal contenta; por lo qual yo he discurrido este arbitrio : veamos lo que os parece. Embiarela à decir à la Condesa, que las dos Casas, y Estados de Lara, y de Vizcaya, que me pide, son los mayores Estados, y Señorios de mis Reynos, los mas principales, y los mas utiles à mi Corona, y de los que se reciben mayores servicios; y que darlos à personas, que viven fuera de mis Reynos, me seria muy gran dano, y en notable perjuicio de los Reves de Castilla, por los muchos menesteres, que tributan en todas las ocasiones que se ofrecen. Pero porque no se me arguya, que es genero de codicia, y que conste al mundo lo desinteresal que procedo, y lo gustoso que estoy, de que vengan à mi Reyno Cavalleros tan ilustres à poblar, y à me servir, que pues la Condesa de Alanzon tiene buenos hijos, me embie acà dos de ellos, para que pueblen, y vivan à mi vista, y yo les darè el Estado de Lara al uno, y el de Vizcaya ai otro; y demás à mas les harè otras mercedes, para que mas gratos acudan à mi servicio. Darle vo esta respuesta à la Condesa, es por lo cierto que estoy, que ninguno de sus hijos ha de querer desnaturalizarse de su tierra, ni dexar los poderosos Estados que posseen en Francia, por venir à las migajas de Castilla, y à tanto tropel de guerras, y dissensiones, que acà passan, quando por allà gozan de una paz tranquila, y de muchas riquezas, y regalos, porque el uno es Conde de Alanzon, otro de Percha, y otro de Estampas; los otros son Eclesiasticos, y con buenas rentas. Y como yo he visto aquello, quando andaba à mis aventuras, y sè muy bien lo que es, tengo por sin duda, que

à trueque de no venir acá, han de renunciar todo derecho; lo qual no fuera assi, si lo alcanzaran por pleyto, pues quisieran por lo menos en dinero el valor de estos Estados, y fuera empobrecerme, y desangrar mi Corona. Todo el Consejo à una voz, con admiraciones, y alborozos, aprobaron la respuesta, la traza, y ardid, que iba embebido. Llamaron al Embaxador; respondiòle el Rey lo que gueda dicho: y aunque èl, como avisado, y diestro (pues claro està no le embiarian por tonto) hizo sus replicatos en favor de la Condesa, llamando agravio, no oirla en justicia, y sentenciar en su favor, y que ella despues dispusiesse de sus Estados à gusto del Rey; con todo, como se iba à huir de aqueste lance, satisfizo el Rey con lo propio que avia dicho. Calò el Embaxador los designios; y aunque tragando salivas, cesso de hacer mas replicas. El cariño, y agassajo con que se via tratar de aquella Magestad, no le permitian dexarle desazonado. Tomò, pues, las cartas, que le diò para la Condesa, llenas de mil honras, y partiose contento para Francia, quedandose nucstro Rey, à fuerza de su industria, por Señor mas radical de aquellos dos Señorios.

### CAPITULO XIII.

EN QUE SE CUENTA LA CAUSA, Y MOTIVO, que tuvo el Rey D. Enrique de bacer testamento, y mandar, que se fabricasse en la Santa Iglesia de Toledo la Real Capilla para su entierro.

Enrique, quando dos accidentes, en mi sentir, le hicieron conocer lo caduco de esta vida, y lo presuroso con que al mas descuidado suele coger la muerte. Como avisado, y cuerdo, quiso escarmentar en cabeza agena, y prevenirse à lo christiano del remedio del morir, que es el disponer el alma. Hallabase en Burgos, ageno de cuidado, quando tuvo noticias de muy grandes prevenciones, que hacia el Duque de Alencastre, sin saber con certeza, à què parte amenazaba: bien es verdad, que el rezelo era, que queria passar à Castilla, por el derecho

O 3

Libro Segundo, Cap. 13:

que alegaba, de pertenecerle esta Corona por su muger Doña Constanza, hija del Rey Don Pedro, y de Doña Maria Padilla; mediante lo qual, fin escrupulo ninguno se intitulaban marido, y muger Reyes de Castilla, y Leon. Como el derecho no iba mal fundado, y luego iba comboyando con las armas, temio el Rey la tempestad, y empezòse à abroquelar con tiempo. Hizo conducir à aquella Ciudad todas sus Companias, y en el Encinar de Banares plantò su Real, y hizo alarde de sa gente que tenia, que fueron cinco mil lanzas Castellanas, mil y docientos Cavallos, y otros mil Infantes: trozo razonable para aquella edad; pues aun para juntarlo en esta, se sabe lo que se passa, y lo que se gasta, y lo poco que cunde. Once mil hombres de aquellos, que peleaban como tigres, y servian leales, valian por dos Exercitos de aora: perdonenme los que les toca, que hablo con sentimiento del alma. Con esta prevención, pues, se estuvo el Rey à la mira, esperando à vèr en què parte el Duque descargaba el golpe.

A este cuidado se siguiò un fracaso bien notable, y que llenò de lagrimas, y luto la Casa Real. Entre los personages de cuenta, que se iban juntando en Burgos, sue uno Don Sancho de Castilla, Conde de Alburquerque, y hermano del Rey, aquel que dexamos dicho, que para los ajustes de Portugal, casò con Doña Beatriz, hermana del Portuguès, y que à la sazon estaba prenada. Este Cavallero, ovendo un alboroto, y pelea alli en su barrio, que sobre las possadas avian trabado unos Soldados, con otros de Pedro Gonzalez de Mendoza, pareciendole, que su persona, y autoridad seria bastante para apaciguar la lid, metiòse con su espada tirada por medio de todos; y como en estos lances, quando la colera encendida ( y mas si algunos de ellos estaban cargados) el que tiene mas respeto, aun no le sabe guardar. Un Soldado de aquellos, sin saber à quien daba, le diò al Conde con una lanza en el rostro, herida tan siera, que en breve rato le quitò la vida. Llegò la nueva al Rey, con la grita, y alboroto, que puede pensarse. Llenose el Palacio de voces, y alaridos. La Condesa, y los demás lastimados, pedian una exemplar venganza. El Rey, como à quien tocaba tanto, se expuso à un castigo grande. Templaronle sus Consejede los Reyes Nuevos de Toledo. 215

ros, averiguado el caso, de que sue la muerte hecha por ignorancia, con que castigando solamente à unos hombres de poca cuenta, por promovedores de la pendencia, se huvo de enfrenar el enojo, y tomar por desgracia el sentimiento.

Apesarado, y afligido el Rey de este sucesso, y temiendo por otra parte la tempestad del Duque de Alencastre, quiso antes de salir à la jornada, disponer su testamento, y fabricar su entierro. Siempre tenia en su memoria aquel lugar sagrado, donde, segun tradicion, avia puesto sus pies la Serenissima MariaVirgen, y Madre del EncarnadoVerbo. Siempre llevò la mira de sepultarse en la Iglesia Toledana, como en Templo el mas grande, y fumptuoso de la Christiandad; y assi, para conseguir este designio, tratò de fabricar una Real Capilla, que es el assumpto principal de nuestra obra. Hizo, pues, su testamento en Burgos, en veinte y nueve de Mayo del año del Señor de mil y trecientos y setenta y quatro: y de la Era del Cesar de mil y quatrocientos y doce : y de la Creacion del Mundo de cinco mil ciento y treintà y quatro: y del año de los Arabes de setecientos y setenta y quatro años. Entre otras muchas cosas que dispuso para el bien de su alma, descargo de su conciencia, y utilidad de su Reyno, sue mandar, segun la clausula, que à la letra dexamos reserida al principio de este libro, que en la Santa Iglesia de Toledo, en aquel angulo donde descendiò la Virgen, y puso sus soberanos pies, se fabricasse una Capilla, lo mas primorosa, y grave que pudiesse pulir la Arquitectura; en la qual, despues de difunto, se sepultasse su cuerpo. No admite duda, de que esta Capilla se puso al instante por la obra, y que se acabo dentro de poco tiempo, supuesto que al quarto año en adelante, en que sinò el Rey Enrique en Santo Domingo de la Calzada, preguntandole bien cerca yà de espirar su Chanciller Mayor Don Juan Garcia Manrique, Obispo de Siguenza, que en que lugar se mandaba enterrar? le respondiò: En la mi Capilla, que vo hice en Toledo. (r) De suerte, que aunque las mandas, y disposiciones de los testamentos no se suelen poner en execucion, hasta que fallece el testador, la clausula de fabricar esta Real Capilla tuvo al instante esecto,

(r) Chronica del Rey D. Enrique Segundo, año 13. cap.3.

OA

que como este buen Rey quiso dar muestras, que aunque Rey, y no de muchos años, era mortal, y que quando mas descuidado, le podia coger la nuerte, procurò estar apercibido de sepulcro, y tener hecho mausoleo, que le honrasse. A costa, pues, de sus rentas, despachò à la Ciudad Imperial, que con diligencia, y prisa se empezasse, y seneciesse la obra. Labrose, y fabricòse en la trazza, y modo, que dexamos dicho; aunque la pieza no grande, sue muy magestuosa.

No ay duda, fino que el acordarse del morir, y mas un Rey, y disponerse para ello, es acto muy meritorio, y que por el à veces dà el Cielo gran recompensa. Estar un Rey en lo mejor de su edad, sano, bueno, poderoso, y rico, previniendo sepultura, quando otros, sin ser Reyes, no tienen cosa mas olvidada, es virtud mucha, y digna de un gran premio. Quizà por esto libro Dios à este Rey de una de las mayores tempestades de guerra, que viò amenazadas sobre sì; pues quando mas pujante el de Alencastre, pensaba irse entrando por Castilla, como por su casa ( que tal la llamaba el ) avassallando, destrozando, matando, hiriendo, sin saber de què accidente perdiò, entrando por la Francia muchas de sus gentes : de tal modo, que se hallò en Burdeos con Exercito muy corto, para los designios que llevaba; y assi, mudando de parccer, bolviò à enderezar su marcha à Inglaterra. Avisoselo el-Duque de Angeus al Rey Don Enrique, que fue nueva muy gustosa, y con que los animos de todos cobraron brios, aun para ir à ofender al que venia à echarlos de sus casas. Brindò el de Angeus al Rey, de si queria, que ambos juntos fuessen sobre Vayona la de Inglaterra, para darle al Inglès, y al de Alencastre una poca-pesadumbre. Vino en ello Don Enrique, y juntando las gentes, y soldados, que avia apercibido para su defensa, se puso sobre Vayona, y por no acudir el de Angeus, como avia ofrecido, no la dexò à su obediencia: mas en fin, les diò aquel sobresalto, y bolviòse à Castilla muy gustoso. Este

buen sucesso obrò en mi sentir estàr un Rey en vida, fabricando su sepulcro, y disponiendo Altares en que le hicieran sufragios.

#### CAPITULO XIV.

COMO E MBIO EL-REY DON ENRIQUE

à demandar al Rey de Aragon, que se escétuasse el trato,
y los desposorios, que se bicieron del Infante Don
Juan, con la Infanta Dona Leonor, bijos
de ambos Reyes.

YA queda tocado al principio de esta Historia, qué al tiempo que le llegaron al Rey Don Enrique las ayudas gruessas de Francia, y de Inglaterra, y por General Mosen Beltran Claquin, pareciendole al Rey de Aragon, que ya Don Enrique sería Rey indubitable de Castilla, sin que el Rey Don Pedro tuviesse ya fuerzas para resistirle, trataron entre los dos, que el Infante Don Juan, hijo de Don Enrique, casasse con la Infanta Dona Leonor, hija del de Aragon. Como entonces eran niños, no se pudo esectuar mas que el desposorio: este se hizo con toda la firmeza necessaria; y tuvolo el Aragonès à tanta dicha, que embiò à la dicha Infanta à Burgos, para que se criasse en el Palacio de el Rey Castellano, y à vista de el que avia de ser su marido: traza muy antigua, y mas entre Principes, criar juntos desde niños, los que han de ser para en uno; porque el trato, y comunicación en las nineces engendra cariño, y hace nu nuevo parentesco; con que con estos ensayos se abraza despues el maridage sin melindres. Que se cobraron grande amor estos dos Infantes, no admite duda, como à suerza de porfias lo mostrò el esceto. Como sucediò, pues, el desastre de aquella batalla memorable de Naxera, en que quedò Don Enrique derrotado, y vencido, mudò de parecer el de Aragon, y saliòse asucra en lo del casamiento. Y assi, quando la Reyna Doña Juana sue con ambos Infantes à ampararse de èl à Zaragoza, el consuelo que la diò, fue tomarse à su hija, y bolverla à su Palacio, y decir con gran descoco, que ya de lo tratado no avia lugar. Mejoròfe, como ya se ha visto, la sortuna del Rey Don Enrique, y en muchas ocasiones le escriviò al Rey de Aragon le cumpliesse la palabra, y juramento, que

18 Libro segundo, Cap. 14.

se hizo en razon de dichos desposorios. Nunca respondiò à proposito, dando largas, y alegando escusas. En esta ocasion, pues, apretò mas Don Enrique sobre ello, embiandole, con personas de cuenta, una embaxada en forma; y aunque con muestras de paz, mezclados requerimientos.

Oyò la embaxada el Aragonès; y aunque conocia lo bien que ya le estaba bolver à lo tratado, todavia, como veia que le rogaban, procuraba mañofo lograr otros interesses; y assi, haciendose del descomido, y del mal contento, respondiò de esta manera à los Embaxadores. Que no podia negar, que fueron hechos los desposorios entre. la Infanta su hija, y: el Infante Don Juan, hijo del Rey Don Enrique; y que assimismo era cierto averse buelto à su hija à su casa, con animo de que el trato no passasse adelante; pero que las causas que tenia para ello, eran muy justificadas; pues bien sabia el Rey Don Enrique, que quando se hicieron estos desposorios, fueron con condicion, que assi como el dicho Rey Don Enrique cobrasse à Castilla, le avia de dar cierras Ciudades, y Villas, por los grandes gastos, y expensas, que el tenia hechas, en pagar las Companias que vinieron à ayudarle, y à mantenerle en la Corona. Y estando en possession de ella, le despachò à Burgos al Arzobispo de Zaragoza Don Lope Fernandez de Luna, y à Don Juan Fernandez de Heredia, requiriendole, que cumpliesse dichos tratos. A que respondiò con muchas escusas, de tener todavia sobre sì al Rey Don Pedro su hermano, y estàr esperando las suerzas de Inglaterra, que venian contra el, conducidas del proprio Rey Don Pedro: causa, que pareciò bastante para no enagenar ninguna Ciudad, ni Villa de su Reyno, que por tal la admitiò entonces; pero que despues demuerto su hermano, y hecho ya dueño de todo, nunca le avia cumplido la palabra; y pues quedaba por èl, no le cargasse la culpa, que cumpliesse cada uno lo que tocaba à su parte, y se esectuasse en hora buena el casamiento.

Algo le doliò al Rey Don Enrique esta respuesta del Aragonès, porque le tocaba en lo vivo de aver de contribuir Plazas de Castilla; y para eximirse de esta oserta que avia hecho, alegò justos agravios, de que el Rey de

Ara-

de los Reyes Nuevos de Toledo. 219

Aragon le faltò à su amistad al mejor tiempo, quando viendole caido, y buscando socorros por las Francias, se hizo amigo del Principe de Gales, enemigo suyo; y demàs de esto le quiso estorvar el passo para Castilla, sacando su Real Pendon de Zaragoza, y haciendo todos esfuerzos para ello: sentimiento muy del alma, y que le dissimulò entonces, dandose por desentendido, y solicitandole su antigua amistad: Que ultrà de esto le tenia tomadas la Villa de Molina, y de Requena, Plazas muy fuertes de la Corona de Castilla: que se cotejassen cargos con cargos, y despiques con despiques, y se viesse en buena razon, y

justicia, quien quedaba el mas cargado.

En semejantes contiendas, respuestas, y debates, anduvieron ambos Reyes muchos dias. Lo mismo que cada uno deseaba, lo procuraba contrastar el interès. La Reyna de Aragon, como Siciliana, no venia bien en el casamiento. El Consejo de Estado abrazaba el partido. El Rey de Aragon, fiel de estas balanzas, se inclinaba al sentir de los de su Consejo, por mas que los alhagos de su muger servian de contrapesa. El Rey Don Enrique descaba los ajustes; y quien mas lo deseaba eran los novios, que como se criaron juntos para el caso, avian emparentado la voluntad. En Almazan se hallaba el Infante Don Juan, quando el Aragonès le embiò à Don Lope Fernandez de Luna, Arzobispo de Zaragoza, y à Mosen Ramon, Aleman, de Cervello, su Camarero Mayor, para que con èl, como quien tanto amaba à la Infanta Doña Leonor, tratassen de medios, que estuviessen bien à todos. Concluyose el caso, con que el Rey Don Enrique no quiso, que el de Aragon diesse ninguna dote con la Infanta; y por los gastos que avia hecho en las Villas de Molina, y de Requena, le ofreciò ochenta mil florines, trozo de dinero muy considerable. Con esto quedaron los dos Reyes muy amigos: el de Aragon embiò à su hija à Castilla, con mucho aparato, y obstentacion Real. El Rey Don Enrique vino desde Sevilla à hallarse en las bodas, las quales se celebraron en la Ciudad de Soria,

acudiendo à ellas todos los Grandes, y la mayor

#### CAPITULO XV.

EN QUE SE CUENTA LA ELECCION de Don Pedro Tenorio en Arzobispo de Toledo, y lo Cavallero que sue siempre el Rey Don Enrique en saberse empeñar por sus amigos.

Oncluidos los casamientos, y las bodas del Infante Don Juan de Castilla, con la Infanta de Aragon Dona Leonor, y del Infante Don Carlos de Navarra, con la Infanta Doña Leonor de Castilla (que estos dos casamientos se celebraron à un mismo tiempo en la Ciudad de Soria) entre las cosas de mas peso, que sucedieron entonces, fue la muerte del Arzobispo de Toledo Don Gomez Manrique: no tanto por su falta, quanto por la discordia, y contienda que se originò, sobre la elección de successor. Elegian entonces las Iglesias (porque no tenian aun los Reyes de España el privilegio de nombrar, que oy gozan) con que divididos los Capitulares à dos partes, eligiò cada una al que le pareciò mas digno. Los unos nombraron à Don Pedro Fernandez Cabeza de Baca, Dean de la misma Iglesia, y à quien por sus grandes meritos advirtiò el Arzobispo disunto le eligiessen. Los otros nombraron à Don Juan Garcia Manrique, sobrino del referido Arzobispo, y que de Arcediano de Talavera avia ascendido à Obispo de Orense, y de alli à Siguen -2a. Mas no obstante estos puestos, le hacian contradicion su natural inquieto, y la advertencia, que su mismo tio dexò hecha, de que no le elegiessen, y amonestado, que era el Deàn mas à proposito. El Rey Don Enrique en esta controversia se declarò por Don Juan Garcia Manrique, por las prendas de su clara sangre, por verle decorado con la Mitra de Siguenza, y por verle casi consuegro, ò cuñado de Don Juan Ramirez de Arellano, su valido, por estàr casado un hijo de este con hermana del Obispo. Con ver al Rey de su parte, y casi toda la Nobleza, y parecerle, que su eleccion era la mas juridica, se resolviò el dicho Don Juan Garcia Manrique à ir en persona à Roma à alegar de su justicia: sueronle acompanannando muchos, y grandes Cavalleros, y en especial Don Juan Ramirez de Arellano. Governaba entonces la Iglefia el Papa Gregorio Undecimo, varon muy feñalado en letras, y virtudes. Viò con mucha madurèz la causa, y hallando, que ninguna de las elecciones era ajustada, y que de confirmar à qualquiera de los dos electos, se avia de seguir grande emulacion, mucho odio, è inquierud, excluyò à los dos de la Mitra Toledana, y nombrò, y eligio por Arzobispo à Don Pedro Tenorio, de nacion Portugues, y Obispo de Coimbra, que por diversos fracasos le traia la fortuna arrastrado, y desterrado de su patria. Era hombre de grandes prendas, de buenas habilidades, muy hecho de letras, de mucha erudicion, de agudo ingenio: claro està, que embidia, y emulacion avian de perseguirle. Sumarè en breve sus hechos para divertimiento del curioso, y por aver alcanzado en su tiempo à todos tres Reyes Nuevos, padre, hijo, y nieto,

y servidoles con lealtad, y fineza.

Los padres de este Arzobispo sueron Juan Tenorio. Comendador de Estepa, y Trece de la Orden de Santiago, y Doña Juana (que està enterrada en la Iglesia Cole; gial de Talavera) sus hermanos Juan Tenorio, y Melendo Rodriguez, anduvieron desterrados con èl en tiempo del Rey Don Pedro. En Francia, y en Italia se sue dando bien à conocer por sus estudios. En Tolosa, Perosa. y Avinon cursò sus Escuelas. En Bolonia tuvo por Maestro à Baldo, Norte, y Capitan de los Juristas; y en la Universidad de Roma leyò con grande aplauso los Derechos. En lo prudencial, en lo experimentado de negocios, en lo sufrido, en trabajos, sue senalado, è insigne. Sus primeros escalones fueron ser Arcediano de Toro en la Iglesia de Zamora. De alli sue electo en Obispo de Coimbra. Llevaronle à Roma sus fortunas. Aficionose à su talento el Pontifice Gregorio, y deseando acomodarle conforme pedian sus meritos, sucediò la controversia, que dexamos dicha, sobre el Arzobispado de Toledo, y diòle el Baculo Pastoral de aquella Primada Iglesia. Tomò su possession, sin contradicion alguna, que aunque el Rey, y los apassionados de las otras partes sentirian, claro està, el no conseguir su intento, como el sugeto que

222 Libro Segundo, Cap. 15.

el Papa les daba era tan decorado, tan entendido, y docto, no se atrevieron à manisestar la brasa, que en lo interior ardia. Tragaronlo, como aca decimos, y hicieron de la necessidad virtud.

En el primer lance que mostrò su saber este Prelado. va casi en los años ultimos de nuestro Rey Don Enrique, fue en la determinacion de à qual de los dos Papas, en el penoso cisma, avia de prestar Castilla la obediencia. El cisma se origino de la muerte del Papa Gregorio Undecimo, de quien hemos hablado. Falleció en Roma el año de mil trecientos y setenta y ocho, à los veinte y siete de de Marzo. Hicieronse sus honras con la solemnidad, y aparato, que es costumbre; y juntandose los Cardenales en conclave à tratar del successor, toda la Nobleza Romana acudiò con griteria, y voces, bien que en modo de suplicas, y ruegos, pidiendoles, que eligiessen Pontifice Romano, ò Italiano por lo menos, y que no dief--. sen lugar à que la Suprema Silla se viesse otra vez en Francia: Que pues Roma era la Cabeza de la Iglesia, no hiciessen otra Cabeza. Dicen, que con estos ruegos se mezclaron amenazas, si hacian otra cosa. Hallabanse en el conclave quatro Cardenales Italianos, y trece Franceses, bien discordes, y contrarios. Gritaba el Pueblo con voces, que aturdian; con que de miedo, al parecer, saliò electo en Papa Bartholome Butillo, Arzobispo de Bari, Napolitano de nacion, y se llamò Urbano Sexto. Entre la aclamación, y el regocijo se retiraron algunos Cardenales al Castillo de San Angel, otros à sus casas, y otros fuera de la Ciudad, desabridos, disgustados, mal contentos, y alegando fuerza en la eleccion. Daban à entender, que por aquellas amenazas, y no de voluntad; avian dado sus votos. Si fueran Españoles, juzgo, que no se amedrentaran de ellas; pero finalmente, con voluntad, ò fin ella, se hallaron todos en la coronacion del Sumo Pontifice: fundamento en que estrivò su derecho, y su defensa. Los mal contentos, no pudiendo llevar lo severo, y riguroso de Urbano, viendo portillo abierto de averle quitado el Govierno de Campania al Conde de Fundi, se salieron de Roma, y juntandose en esta Ciudad, nombraron por Papa à Roberto, Cardenal de Ginebra, con nombre de Clemente Septimo. Con esto se diò principio al cisma en que se empezò à arder la Iglesia con Excomuniones, y Censuras del un Papa contra el otro. Urbano en Roma, para suplir el Colegio, creò en un dia veinte y nueve Cardenales. Clemente, con los de fu sequito, se sue à Avinon, y plantò en ella su Silla. Italianos, Ingleses, y Alemanes seguian la voz de Urbano. Los Franceses, y Escoceses à Clemente. Aqui, pues, sue donde los Españoles, brindados con embaxadas de ambos Pontifices (pidiendoles cada uno le obedeciessen) se huvieron con cordura, y madurèz. El Rey Don Enrique no se quiso resolver, menos de consultar el caso con hombres insignes. El Rey de Aragon se estuvo à la mira de lo que determinaba el Castellano. Como era, pues, el Arzobispo de Toledo, por la Primacia de su Iglesia, y por las muchas letras, à quien tocaba mas la resolucion, no quiso errarlo, ni acertarlo por sì solo, sino que en Alcalà de Henares juntò Concilio nacional, para que se ventilasse, y decidiesse la materia: cordura, como de su gran cabeza, no querer saberlo el solo, sino oir, y escuchar primero los pareceres de otros menos sabios; porque ay casos en que el menos entendido suele dar mejor en el blanco del acierto. Juntò, pues, Concilio, en que concurrieron hombres doctissimos en ambas facultades. Vieronse las causas, y razones de ambos Papas, y parecieron tan fuertes las unas, y las otras, y tan igual en balanzas el derecho, que despues de muchas consultas quedò muy neutral la decission. En fin, saliò acordado, que à ninguno daba Castilla obediencia, hasta que la Iglesia decidiesse, qual era el verdadero Papa. Harta lastima, y dolor de los que alcanzaron este tiempo! Y porque no se atribuyesse à codicia esto de no declararse, mandò nuestro Rey, con acuerdo de los de su Consejo, y de los demàs Letrados, que los proventos, y rentas pertenecientes al Papa, se estuviessen guardadas, y en modo de secuestro, hasta que la Iglesia determinasse qual era el Pastor legitimo. Este mismo rumbo, sin discrepar en nada, tomò el Rey de Aragon.

Esto passò assi el año de setenta y nueve; pero luego en el de ochenta, reynando ya el Rey Don Juan, aviendo 224 Libro segundo, Cap. 15.

venido à España por Legado del Papa Clemente Don Pedro de Luna, à alegar mas vivamente de su derecho, se hallò con èl en Medina del Campo el Arzobispo Don Pedro Tenorio, y hizo segunda Junta de Letrados para resolver la materia. Partiòse personalmente à Salamanca, donde resolviò el Claustro de aquellas grandes Escuelas, que era Clemente el verdadero Papa, el qual quedò muy, reconocido à la solicitud, y zelo del Arzobispo, quanto Urbano de quexoso.

A peticion de este Arzobispo concedió el Rey Don Juan el Segundo el Templo, y Casa de nuestra Señora de Guadalupe à la Religion, y Monges de San Geronimo. Fue obra del Rey Don Alonso Onceno, padre, abuelo, y visabuelo de nuestros tres Nuevos Reyes, en memoria de aquella tan samosa, y memorable batalla de Benamarin, de cuyas Vanderas, que en ella se ganaron, tremolan hasta oy algunas en la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo; y su siesta, y triunso celebra la Santa Iglessia à los treinta dias de Octubre cada un año. A este varon, pues, deben los Monges de Guadalupe el ser dues sios, y señores de aquel tan excelente Santuario.

Aquel acordado acuerdo, que se tuvo en las Cortes de Segovia, y en que nuestro nuevo Rey Don Juan gano la mayor laureola, que en mi sentir ha ganado Principe Christiano, de mandar, que se contassen los años por el Nacimiento de Christo, y no por la Era del Cesar. ( de la qual excelencia tratarèmos en la vida de este Rey mas largamente) Este acuerdo, pues, y arbitrio tan samoso, se

le debiò à este Arzobispo Don Pedro Tenorio.

En las guerras grandes que tuvo el referido Rey Don Juan con Portugal, sobre el legitimo derecho que tenia à aquella Corona, ayudò el Arzobispo Don Pedro Tenorio con tanta lealtad, y suerzas à su Rey, que sin que el ser Portuguès le sostenasse en nada, juntò gente, y conformando Campo, hecho èl su Caudillo, se entrò por aquel Reyno, saqueando, y destrozando quanto habilaba.

En las controversias, y campales desassos, que bolviò à mover el Duque de Alencastre, de que le tocaba la Corona de Castilla por su muger Dona Constanza, hija del

s Pińaubi sup. ggo 1333. de los Reyes Nuevos de Toledo.

22

del Rey Don Pedro, y de Doña Maria de Padilla, sue este Arzobispo el sino componedor, concertando un casamiento, en que atandose el un derecho, y otro, quedassen para siempre los Reyes de Castilla libres, y exemptos de este obstaculo. Esto sue, casando al Insante Don Enrique, hijo del Rey Don Juan el Primero de Castilla, con Doña Catalina, hija del Duque de Alencastre, y de Doña Constanza, hija del Rey Don Pedro, visnietos ambos novios del Rey Don Alonso Onceno.

Este Arzobispo sue quien sundò, y hizo el Claustro tan samoso de la Santa Iglesia de Toledo, poniendo el mismo la primera piedra; y en un angulo de el hizo la

cèlebre Capilla de San Blas, y alli su entierro.

Fundò assimismo el Lugar, y Puente del Arzobispo, sobre el samoso Tajo. Sacò absolutas franquezas para los Pobladores, que se las concediò el Rey con suma liberalidad, mandando, que el Pueblo se intitulasse Vila-Franca de la Puente del Arzobispo. Con que lo que en aquel parage eran unas chozas, y casas pagizas de algunos Pescadores, vino, mediante la Puente, à ser un Lugar ilustre, de muchas familias nobles, y de gran contrato, especialmente de la obra de barro, que se labra casi igual à la de Talavera, en que ay Alfareros muy acaudalados, y ricos. Lo material de la Puente es primoroso: tiene en medio dos Torres muy eminentes, que sirven de sortaleza, assi para guarida, como para contrapesa al impetu del Rio.

Quando muriò el Rey Don Juan de la caida del cavallo, junto à la Puerta de Burgos de la Villa de Alcalà (desgracia de las mas lastimosas que cuentan los Anales, y que llorò Castilla) este señor Arzobispo anduvo tan sagàz, y tan prudente, que haciendo armar una Tienda, ocultò su muerte algunos dias, hasta aver escrito à los Reyes las cedulas, y cartas necessarias, para assegurar al tierno Insante Enrique la Corona. Y sobre querer que se guardasse el Testamento del Rey disunto (cosa tan de Derecho Natural, por mas que la passion, ò emulacion diga otra cosa) le prendieron, y restaron en Zamora: accion, y desasuero que llenò de lagrimas al Papa, y sobre el caso esgrimiò las armas de la Iglesia, la qual historia

226 Libro segundo, Cap. 15.

ria trataremos adelante. Muriò, en fin, este varon insigne, cargado de asos, y mandòse entertar en su Capilla de San Blas, aviendo sido Arzobispo de Toledo veinte y tres asos.

Bolviendo, pues, adonde nos apartamos, ya diximos, como el Obispo de Siguenza, Don Juan Garcia Manrique, sue à Roma en seguimiento de su causa, con cartas del Rey Don Enrique, y gran sequito de Cavalleros, y entre ellos Don Juan Ramirez de Arellano, muy valido del Rey. Quedaron sin la pretensa, como ya està tocado, por quanto el Papa anulò ambas elecciones, y diò el Arzobispado à Don Pedro Tenorio. Bolviendose, pues, à España estos Cavalleros, y aviendo desembarcado en Barcelona, por estar entonces en aquella Ciudad el Rey de Aragon, le fueron à besar la mano, y à captar la venia. Hechas las cortesias, y debidos cumplimientos, el Vizconde de Rueda, y de la Rota, mozo brioso, y altivo, ultrajò, y llamò traydor à Don Juan Ramirez de Arellano. Imputabale, que siendo Camarero del Rey de Aragon, avia tenido tratos con el Principe de Mallorca, y Rey de Napoles, enemigo declarado del Aragonès, aunque sobrino suyo, brindandole à que entrasse con gente de Armas à hacer guerra en aquel Reyno. A lo qual Don Juan Ramirez le dixo, que no avia tal, que en buen romance sue decirle, que mentia. Desassiole el Vizconde; diciendo, que en el campo, y con las armas sustentaria lo que tenia dicho. Don Juan Ramirez, à fuer de Cavallero, aceptò el desafio, para el plazo que le assignaron de noventa dias. Con esto prosiguiò, su viage, lleno del justo sentimiento, de que un mozo descocado le levantasse aquel falso testimonio, y quisiesse hacerlo verdad con desafio. El Rey de Aragon se quedò muy alborozado del caso, y muy aficionado del Vizconde, por averle hecho aquella pesadumbre, à quien avia sido de su Casa, y se avia passado con el Rey de Castilla. Hombre de tanta importancia era el Don Juan Ramirez de Arellano, que cada qual de estos dos Reyes se embidiaban la dicha de tenerle à su lado, y por su amigo.

Llegò, pues, à Castilla, y contôle à su Rey lo que passaba: el mal despacho de lo de Roma, y el reto, y

de-

desafio, que en Aragon le avian hecho. Tenia nuestro Rey Don Enrique (como lo he infinuado algunas veces) un grande corazon, aunque en pequeño cuerpo. Sabia dar ensanche al trabajo, à la pesadumbre, y al disgusto. Mañaba con prudencia las pendencias, y los lances; y siempre que con ardid podia conseguir su pretension, escusaba el rompimiento. Sintiò, pues, infinito; no solo la demasia del Vizconde de Rota, sino el que el Rey de Aragon diesse lugar à ello, assi por estàr entonces ambos Reyes tan amigos con el casamiento que hemos contado, como por no poder ignorar, que Don Juan Ramirez era el todo suyo, su consejo, su Privado, y su Valido. Romper, pues, las paces por esta causa particular, y bolver à encender la guerra en ambos Reynos, hallabalo desacierto. Faltar al amigo en un lance tan de honra, exponiendole à que el atrevimiento de un mozo le quitasse la vida, y dexasse desayrado, lo miraba cosa dura. Dar medio en tales extremos, lo veia dificultoso. Pensòlo, pues, muy bien : discurriòlo quanto pudo; y resolviòse, en fin, à que si el Rey de Aragon no compusiesse el caso, declararle la guerra, y defender con las armas el pleyto de su amigo. Obrò este gran Rey en este caso muy à lo Cavallero, queriendo mas la amistad del Privado, que las conveniencias de un Rey, y pariente. Busco, pues, para el esecto personage de importancia, hombre de cholla, y que supiesse hablar sin miedo las instrucciones, y advertencias que le daba, que aunque le diò cartas para el Rey de Aragon, no todo se puede decir por cartas; demàs, que estas iban muy de paz, muy amigables, corteses, y cariñosas', y las instrucciones llevaban embebido mas fondo en la materia.

Bien instruido, y bien advertido se partiò el Embaxador à Barcelona, donde todavia assistia con su Corte el Rey de Aragon. Pidiò audiencia, y siendole concedida, entrò, y diò las cartas del Rey Don Enrique, y dixole, como su embaxada consistia sobre el reto que se avia hecho à Don Juan Ramirez de Arellano, que sobre ello llevaba algunas cosas que hablar, que mirasse su Magestad, si gustaba se las dixesse en secreto, ò si queria, que delante de sus Grandes las hablasse? Que esta orden

P 2

le

le avia dado su Rey, y queria guardarla en todo. Respondiòle el Rey, que gustaria propusiesse su embaxada delante de los de su Consejo, porque con su acuerdo pudiesse satisfacer al Rey Don Enrique; y que para el dia si-

guiente le senalaba su audiencia.

Con obstentacion mucha, y aparato grande juntò el Rey à otro dia à todos los de su Consejo de Estado, y la Reyna, que era sacudida, y poco asecta à Castilla, gustò de hallarse presente, por cizasear la paz, y ser la diosa de la discordia. Congregados, pues, la Reyna, el Rey, y los Grandes, avisaron al Embaxador, que con mucho desahogo, y sin admirarse de toda aquella grandeza, entrò en el salon, hizo su mesura; y aviendole dado licen-

cia para que habiasse, propuso de esta sucrte.

Señor, supuesto que es gusto de V. Magestad, que ante vuestro Consejo diga la embaxada de mi Rey, y Senor, en suma es esta. Mi Rey os hace saber, que ha sido informado de Don Juan Ramirez de Arellano, de que passando pocos dias ha por vuestro Reyno, y estando en vuestra presencia, le retò de traydor, y le desassò el Vizconde de la Rota, imputandole, de que siendo vuestro Camarero, os avia hecho rrato doble con el Infante de Mallorcas; à lo qual Don Juan Ramirez satisfizo, que era ageno de verdad lo que decia, y aceptando el desafio, remitiò al campo, y à las armas su justicia: Que vos, señor, le señalasteis plazo, y que el està muy presto de cumplir lo que le toca: Que esto esta en este estado; pero que aora el Rey de Castilla, mi señor, os informa de oficio estas razones: Que bien sabeis, y os consta, que Don Juan Ramirez de Arellano es muy leal Cavallero, y que como tal os sirviò à vos, y à el en las guerras tan sangrientas del Rey Don Pedro, haciendo hechos fenalados, y obrando finezas muchas; por lo qual fe ha maravillado, y ha estrañado, de que en vuestro Reyno, en vuestra Corte, y lo que es mas, en vuestra milma presencia le ayan infamado, y retado de traydor. Y de lo que mas se espanta es, de que os ayais mostrado muy apassionado, y muy afecto al que ha sacado la cara á este disgusto; porque quien es Rey, y Juez ha de ser muy igual à ambas parces. Y assi, que mi Rey os guega, y,

De los Reyes Nuevos de Toledo.

229

pide por merced, que seais servido de mandar cesse este reto, y que Don Juan Ramirez sea vuestro leal servidor, como lo ha sido siempre: que lo que le imputan, no es mas que odio, y passion de los que no le quieren bien: Que pues està en vuestra mano, que quede esto ajustado, la pongais de modo, que todos queden bien puestos, sin que se llegue à las armas.

Algo usano, y jactancioso escuchò el de Aragòn al Cavallero, y lo mismo, los que eran de su sentir, de que passasse adelante el desasso. Vèr, que un Rey como el de Casilla le rogaba, le ocasionò mas brio, pensando era miedo, y cobardía del desasso. Mirò, pues, à los suyos, y viendo que casi todos, en especial la Reyna, cejeaban en no convenir al ruego, respondiò al Embaxador, que por ningun caso mandaria, que cessasse el reto yà aplazado; antes, si Don Juan Ramirez no viniesse, procederia con-

tra èl, segun Fueros, y derechos de Aragon.

El Embaxador entonces (que como he dicho, no era lerdo) arqueando las cejas, y encogiendose de ombros, replicò de esta suerte: Supuesto, pues, Señor, que V. Mag. no viene en que cesse el desasso, y gusta, que Don Juan Ramirez venga à tener su campo, y à cumplir su obligacion, el Rey de Castilla, mi señor, os hace saber, que pues V. Mag. quiere ser tan savorable, y asecto al Vizconde de la Rota, que èl tampoco puede escusar de ayudar à Don Juan Ramirez de Arellano, y mas en cosas de honor, y sama; y que assi, èl le mandarà que venga para el dia assignado à mantener su verdad; pero que para el seguro, y guarda de su persona, embiarà con èl su Pendon Real, con tres mil lanzas de Cavalleros, y Escuderos, que le assistan.

Al punto que el Rey oyò estas razones, mudado el tolor, y esgrimiendo mucha saña, le dixo al Cavallero: Luego, segun esso, el Rey de Castilla me declara yà la guerra, y quiere que quebrèmos? No señor (respondió el Embaxador) no quiere mi Rey dexar de ser vuestro amigo, sino acudir, y ayudar à quien tiene obligacion. Lindo es esso (decia el Rey busando) venir con Exercito formado à mi Reyno, y no es para guerra. Esso à los que no lo entienden. Como vieron los del Consejo tan desazona-

P 3

do

230 Libro Segundo, Cap. 15.

do al Rey, temiendo, que en la ocasion se aumentasse el enojo, suplicaronle, que mandasse salir al Embaxador, y que para responderle se mirasse, y se pensasse bien el caso. Hizolo el Rey assi: disolviòse la junta, y quedò para el siguiente dia se daria la respuesta. Ventilose entre todos lindamente la materia. El Rey Don Enrique tenia muchos señores afectos, que le querian bien, y amaban su amistad, como eran el Conde de Ampurias, el Conde de Prades, hermano del Marquès de Villena; el Obispo de Valencia, y el Arzobispo de Zaragoza. Estos, pues, gustaron mucho de lo que avia hablado el Embaxador, y pareciòles muy bien, de que el Rey de Castilla valiesse de aquel modo à su privado; por lo qual dieron su voto, y aconsejaron al Rey, que no dexasse la amistad del Rey Don Enrique; lo uno, porque le avia sido buen amigo. en las guerras que tuvo con el Rey Don Pedro; lo otro, por ser Rey tan poderoso, y tan querido, y amado de los suyos; lo otro, porque era hombre de tan vivo corazon, que cumpliria con efecto lo que por medio de aquel Cavallerio le decia, y se verian con la guerra en casa, sin que lo pudiessen estorvar, quando quisiessen. Los de la parcialidad contraria, que eran la Reyna, el Conde de Cardona, y el Conde de Urgel, aconsejaban lo contrario, de que no se hiciesse aquel gusto al Rey Don Enrique, sino que el reto passasse adelante. Bien perplexo, y confuso se hallò el Rey de Aragon en medio de estos varios pareceres; pero por mas que le punzaba el pundonor de aquellas amenazas con rebozo, y por mas que la Reyna atizaba el fuego, se ladeò à lo que mas bien le estaba, y à lo que los mas desapassionados le decian; y assi, llamando al Vizconde de la Rota, mandòle, que cessàra el desafio, y se apartara del reto, so pena de su merced. Diò por quito, y libre al Arellano, y escriviò al Rey de Castilla, que aceptaba su ruego, y queria ser

su amigo. De esta suerte, pues, con esta industria sabia el Rey Don Enrique amparar à sus criados, y librarlos de los riesgos.

#### CAPITULO XVI.

DE LA TRAYCION ALEVOSA, Y DESGRACIADO fin del Rey Don Enrique, y las raras advertencias que bizo al tiempo de su muerte.

O ay cosa mas lastimosa, que cortarle à un hombre el hilo de la vida, antes de llegar el plazo, que le assignò la naturaleza, y le otorgò el Cielo. Morir de la dolencia, que destina la dicha, no se siente tanto, quando el morir es forzoso. Pero matar à traycion, à quien le quedan dias, y años, que vivir, es notable sentimiento. Y si en un particular es compassion; en un Principe, y un Rey, que lastima ay que se iguale? Llorense, y sientanse las muertes, que se vienen por su curso natural. Pero muertes, que ocasiona la traycion, y alevosía, por mas que se sientan, y se lloren, no se extingue, ni apaga la congoja. Quando mas descansado, y en lo mas florido de su edad andaba el Rey Don Enrique, desfrutando, y gozando las delicias de sus Reynos: quando gozaba ya de paz, de descanso, de quietud, amigo del Portuguès, bien quisto con el Navarro, con el de Aragon muy uno, muy amado en Francia, muy temido del Inglès, entonces em s bidiosa la fortuna, le armò assechanzas, y procurò derribarle. Passò el caso de esta suerte. El Rey Moro de Granada, en tiempo de las lides, y rebueltas, que huvo entre los dos hermanos el Rey Don Pedro, y el Rey Don Enrique sue siempre parcial, y asecto al Rey Don Pedro, y assi en las ocasiones en que le pudo ayudar, ya en modo de torcedor, y ya à cara descubierra, no lo escusò nunca. Despues de muerto el Rey Don Pedro, aunque quedò el Rey Don Enrique por señor de los Reynos de Castilla: como le recrecieron nuevos competidores, y nuevas guerras de Portugal, de Inglaterra, y de Navarra, dabale poco cuidado al Moro, de que Don Enrique rebolviesse sobre èl à despicar sus ensados. Quando viò, pues, que era amigo de todos los otros Reyes, y que à èl, como mas poderoso de suerzas, y vassallos, le acariciaban los demás, temiòle en grande manera, y rezelòse de , D 4

(f) De Autores graves colige el P. Mariana este fuceffo, 1.p. Lib. 18. C.2.

alguna pesadumbre : que siempre el que ha ofendido, rezela del agraviado. Considerando, pues, que si Don Enrique le metia la guerra en Granada, no tenia poder igual para resistirle, quiso cauteloso curar su riesgo con mana, y evadir el peligro à fuerza de la industria. (1) Valiòse, pues, de un Moro, astuto, sagàz, y mas bellaco, que bobo. Y haciendole las ofertas, y caricias, que requieren tales lances, persuadiòle, è industriòle, à que fingiendo, que se huia de Granada, se passasse à Castilla, y se introduxesse en Palacio, y diesse la muerte al Rey. Quien fino un Pagano, un Infiel, y un Moro maquinara tal maldad! Quitar la vida à traycion à un Rey de Castilla, quien fino un Barbaro Agareno lo intentara? El Moro anduvo can mañoso, que en lo dissimulado, y fingido, se dexò atràs al otro Griego Sinon. Llevò el negocio con mucha madurez. Gano en primer lugar la gracia, y acogida de el Rey, que iba à matar. Con las sumissiones, y zalemas, que la gente de esta raza saben engañar à los Christianos, urdiendo, y fraguando los embustes, y mentiras, que le parecieron mas à cuento, diciendo mal de su Rey, y aun de su sera, loando, y engrandeciendo, à quien le oia sencillo, presentando joyas, y preseas, y haciendo mil obsequios, y servicios, grangeò, y embaucò al Rey, de manera, que se hizo ducho de su voluntad, y gusto; que dadivas, y lisonjas son tan fuertes anzuelos, que hasta Magestades prenden. Quando yà le pareciò, que estaba bien assegurado el negocio, el Rey muy creido de su fee, o bien engañado, en la forma que solia presentarle yà el potro Andaluz, yà el alfange Damasquino, yà otras ioyas, llevole un dia unos borceguies muy ricos, y primorosos, pero inficionados de mortal veneno. Manifestaron ellos mismos la traycion; pues desde el dia, y hora, que se los calzò el Rey, se sintiò con la delencia; y agravole de suerte, que le acabo en diez dias, sin que medieinas, ni remedios aprovechassen.

Hallabase el Rey en esta sazon en la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada, donde avia tenido con el Rey de Navarra las ultimas vistas, firmado sus amistades, y echôse grandes cortejos. A pocos dias despues de ido el Navarro, le diò la enfermedad, è le embissio la traycion. Y al passo que lo era, iba degollando el co? razon, sin manifestar lo recio de la herida. Parece que supone la Chronica, que sue repentina su muerte, (t) y que dá à entender, que aunque durò diez dias la enferme. dad, no se hizo caso de ella; hasta el ultimo lance, que obrò la ponzoña. Coligesse tambien esto, de que aun no declaran los Autores, que hiciesse testamento entonces, ni que dexasse cosa por escrito, mas de lo que advirtio de palabra al Obispo de Siguenza Don Juan Garcia Manrique su Chanciller Mayor. Y aunque dicen algunos, que corrigiò por su testamento las muchas mercedes, y franquezas que hizo, llamadas Enriqueñas, se entenderà del testamento, que avia otorgado en Burgos, quatro años antes, quando mandò labrar la Capilla en la Santa Iglesia de Toledo, de que và hemos habiado. Pero en esta ocasion no se sabe, que hiciesse, ni dispusiesse cosa alguna. Solo cuentan, que al decimo dia de como se sintiò doliente, al reir el Alva, llamò à toda prisa, para que le dixessen Missa, yà con las bascas mortales. Y viendo, que su Confessor tardaba, bolviòse à Dios, y le dixo: Señor, yo te pido por merced, que veas, y recibas mi voluntad, de querer verte, y adorarte, antes que salga de este mundo. Llegò à estas estancias el Confessor, dixole Missa, y viendole tan agrabado, diòle al punto el Santo Oleo.

Acongojado, pues, defassossegado, inquieto, se assento sobre la cama, y vestido de un manto rico de oro,
aforrado en peñas veras, y recostado en unas almohadas,
le dixo à su Chanciller Don Juan Manrique, delante de
otros Cavalleros, que estaban presentes, que le advirtiesse, y dixesse al Infante Don Juan su hijo estos ultimos
consejos, que le daba. Lo primero, que en el scisma de
la Iglesia se portasse, y anduviesse muy atento, y que sin
mucha madurez, y consejos de hombres sabios, no inclinasse su voluntad à ninguna de las partes, por lo peligroso que es el caso, y lo arriesgada que puede ir la conciencia: Que le rogaba con todo encarecimiento, suesse
muy amigo de la Casa de Francia, por la buena acogida,
y ayudas de costa, que èl hallò siempre en ella; mediante
lo qual avia adquirido la Corona: Que pusiesse en liber-

(t) Chronica de este Rey, ano 13. c. 3.

Confejos sabios del Rey D. Enrique Segundo al Principe su hijo al tiempo de su muerte. Libro segundo, Cap. 16.

tad à todos los cautivos Christianos, assi Portugueses, è Ingleses, como de las otras Naciones, que estaviesses en sus Reynos: Que procurasse tener buenos Consejeros, v Ministros, porque son para un Rey la vasa fundamental de los aciertos: Que de tres suertes, y razas de gentes, que se hallaban en su Reyno, conviene à saber, los que avian seguido su parcialidad, los que al Rey Don Pedro. y los que se mantuvieron neutrales: A los primeros, conservasse las mercedes, que el les hizo; pero que se fiasse poco de ellos, y se rezelasse de su inconstancia, y desleal. tad: Que à los segundos, que avian seguido a su hermano, les podia dàr muy bien qualesquier cargos, y oficios honrosos, como à personas fieles, y constantes en no dexar à su Rey, y que como tales, procurarian con buenos fervicios recompensar las passadas ofensas con lealtad, y con cuidado. Que à los terceros mantuviesse en justicia; mas que no les hiciesse alguna gracia, ni les encargasse govierno, ni oficio de el Reyno, como à personas, que folo pondrian la mira en sus conveniencias, y particula. res interesses.

Estos documentos diò à su hijo este famoso Rey, es-

tando ya para espirar; todas sentencias notables, y en que puedan tomar dechado muchos Principes: Como viò el Chanciller, que no decia orra cosa, acercòse à èl, y le dixo: Señor, en què parte, y lugar os mandais interrar? Bien se infiere de esta pregunta lo que dexamos dicho, que no otorgò testamento: entonces el Rey respondiò con mucho ahinco : En la mi Capilla, que yo bice en Toledo, y con el babito de Santo Domingo de la Orden de los Predicadores, que fue natural de este mi Reyno. Y los Reyes de Castilla mis antecessores, siempre buvieron Confessor de esta Orden. Aunque yo, quando era Conde, tenia Confessor de la Orden de San Francisco. I despues que Dios me hizo merced, y fuy Rey, siempre bube Confessor. de los Predicadores. Vistible entonces el Obispo de Palencia; que estaba presente, un Escapulario de Santo Do: mingo. Y al mismo instante diò el Rey su alma al Criador, dexando bañados en llanto à todos los presentes. Murio Lunes (u) à las dos del dia en diez y nueve de Mayo del año del Señor de mil y trecientos y setenta y nue:

(u)Otros dicen que muriò Domingo, y à 29. de Mayo.

Mariana 2.
part: lib. 18.
cap. 2.
Pero fu épicafio dice,
que muriò à

30.de Mayo.

de los Reyes Nuevos de Toledo. 235

ve, siendo de edad de quarenta y seis años, y cinco meses. Rey por cierto muy esclarecido, asable, franco, manirroto, liberal, esforzado, valiente, y animoso. Principe constante en todos los reveses de fortuna, en la profperidad modesto, en la adversidad sufrido, de lindo ingenio, de samosa execucion. Castigador de injurias, vengador de las osensas; pues con la sangre de el matador,
vengò à su madre, y hermanos. Bastardo sue en nacimiento, pero su heroyca virtud legitimò lo bastardo;
haciendole excelente, respetado, temido, y poderoso.

Con magestuosa pompa, con aparato Real, sue llevado el cuerpo del Rey difunto , delde aquella Ciudad à la de Burgos, donde estaba la Reyna Doña Juana su muger. Fuele acompañando el Principe Don Juan su hijo, con todos los Grandes, y Cavalleros, que se hallaron à su muerre. En Burgos se hizo su entierro en modo de deposito en el Sagrario de aquella Iglesia en la Capilla de Santa Catalina, con la mayor ostentacion, lamentosa, y funebre, que puede pensarse. Echò, el resto la grandeza en hacerle unas exequias primorosas. Alli, y en la Iglesia de Valladolid estuvo depositado algunos dias, hasta que al principio del año figuiente, en cumplimiento de su voluntad, fue llevado à Toledo por el Rey Don Juan su hijo, donde en la Capilla, que el hizo labrar en el trascoro de la Santa Iglefia, se le diò sepultura con gran magestad, y pompa. En la parte misma, donde oy està colocada aquella dichosa piedra, hollada de las virginales plantas de la Purissima MARIA, se le erigiò mausoleo de bruñido marmol. Y como fue aquel lugar el que eligio siempre, para descansar difunto, parcce que fue aquel dia el que empezò à descansar, que hasta alli fue todo andar peregrino de una Iglesia en otra, de Santo Domingo à Burgos, de Burgos à Valladolid, de Valladolid à Toledo. Aqui pues, con grande fundamento se le puso el epitasio, que oy se conserva, aunque en puesto diferente, y que no sè, que en èl descansen de buena gana sus huessos. De esto hablaremos à la postre con mas claridad. Bolvamos al epitafio, que es como se sigue:

Aqui

Aqui yaze el muy aventurado, y Noble Cavellero Rey Don Enrique, de dulce memoria, bijo del muy Noble Rey Don Alfonso, que venciò la de Benamarin, y acabò muy gloriosamente à treinta dias de Mayo, año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil y trecientos y setenta y nueve.

Aqui fenece la historia de nuestro primer Rey Nuevo; primero sundador de la Real Capilla, y que aunque en su tiempo no huvo Capellanes, hizo memoria de que los huviesse. Fue como despertador del Rey Don Juan su hijo, que imitando glorioso las virtudes de su padre, le cumpliò con esecto los deseos. Passemos, pues, à su historia, cuyas proezas, y hazañas darán bocados gustosos à los que se precian de leidos.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

# LIBRO TERCERO.

# DE LOS REYES NUEVOS de Toledo.

#### CAPITULO PRIMERO.

EN QUE SE TRATA DEL PRINCIPIO del Reynado del Rey Don Juan Primero de este nombre; y de las ceremonias notables con que acostumbra la Imperial Ciudad de Toledo levantar el Pendon por su Nuevo Rey.



ARSA, y comedia fon las cosas de esta vida; y assi todos aquellos, que à la luz de esta verdad se han recogido, y visto, y considerado lo caduco, y momentaneo de ellas; unos arrojando las Coronas, otros dexando los Imperios, otros las Mitras, otros las

Tiaras, se han hecho à la soledad, al retiro, à la pobreza

Què mas comedia, ni farsa puede ser, que la que experimentamos cada dia en las muertes de los Reyes? Ay dolor! y como en esta ocasion llora España estas mudanzas por la muerte del Gran Felipe Quarto, nuestro buen Rey, v señor! No hablemos empero aora de lo presente, yamonos al tiempo del Rey Don Juan. Muriò, como yà diximos, atoligado el famolo Rey Enrique en Santo Domingo. Hallabase alli en aquella ocasion el Infante Don Juan su hijo, y casi todos los Grandes. Al espirar, todo fue romper, y sonar gemidos, y lamentos, todo fue hacerse el Palacio un mar de lagrimas, enbrirse de tristezas, luto, y llanto. Y en el instante mismo, que passaba esto. todo era ir à dar parabienes al Infante successor, rendirle agrados, tributarle cortesías, prestarle la obediencia con jubilos, ofrecerle la Corona en alborozos, alegrias, y lagrimas, mezcladas à un mismo tiempo. Voces de dolor, y gritos de placer à un mismo instante. Alli un Rey. despreciado, ò dexado yà como cadaver; alli otro, que no lo era, aclamado ya por Rey. Puede aver comedia mas al proprio, ni farsa mas ajustada? En fin, es cosa que se ha de passar por ello, y que se usa en los Palacios. Apenas, pues, en Bergos se celebraron las honras de el Rey Don Enrique, y se hicieron las exequias con tanto aparato funebre, que hasta las plazas, y calles se cubrieron de bayetas, quando en la misma Ciudad, en el mismo Palacio, en la misma Iglesia se tratò de la coronacion del Infante Don Juan, y de su muger la Infanta Dona Leonor, previniendose para ello las mayores alegrias, los mayores regocijos, las mayores fiestas, que se vieron en Castilla. Joyas, galas, y preseas, todo quanto la curiosidad pudo vestirse. Echò la Ciudad el resto en servir, y cortejar al nuevo Rey. Fue el gasto muy excessivo, al passo que la funcion muy magestuosa. No huvo Regidor, Cavallero, Jurado, ni Ciudadano, que no hiciesse alarde liberal, de generoso, de bizarro. En el Monasterio de las Dueñas en las Huelgas de aquella Ciudad, fue la coronacion con las ceremonias folemnes, que acostumbra la Iglesia en tales actos. Cosa muy de ver, y que dudo, que desde entonces se aya hecho en España. De edad de veinte y un años era el Rey entonces; y la Reyna

algo mas moza. En retornas, y gratitud de los gastos, y servicios, que tuvo la Ciudad de Burgos en esta ocasion, la honrò el Rey con armar aquel dia, à la usanza de Castilla, cien Cavalleros, lo mas slorido de sus antiguos linages, y con darla en propriedad la Villa de Pancorvo.

Al mismo tiempo que se celebraba en Burgos esta Coronacion, en todas las demás Ciudades, en especial en las Cabezas de los Reynos, avisadas para el caso, levantaban los Pendones por el nuevo Rey, con las mayores demonstraciones de alegria, que pueden pensarse, todo con voluntad, y deseos, de que se igualasse à su padre en la virtud, en lo liberal, y Cavallero. Conociale, que era de condicion noble, muy apacible, muy piadoso, y que aunque en pequeño cuerpo, encerraba mucha alma, mucha Magestad, mucho talento; con esto la aclamacion, al passo que festiva era ruidosa. Pero quien como Cabeza de este Imperio (aunque Burgos lo repugne) se esmero en la obstentacion, en la grandeza, en los alardes fue la Imperial Ciudad de Toledo, silla de tantos, y graves Reyes. Claro està, que à fuer de quien es, y de sus he: roycos timbres, es fuerza, que muestre en tales ocasio. nes su mucha lealtad, su mucha nok!eza, y su mucho rumbo. Claro està, que encerrando en sì la Iglesia mas grave, y rica de la Christiandad, ha de sacar su cara de verguenza en semejantes actos, por mas que la injuria de los tiempos la tenga aniquilada, pobre de Cavalleria, huerfana de Ciudadanos, deshecha de Vecinos. En fin. para servir à su Rey, Toledo, ha de ser Toledo, por mas que el tiempo castigue. Bien lo ha mostrado en la ocasion presente, que se escrive esto al levantar el Pendon, y Estandarte Real por el Rey Don Carlos Segundo nueftro señor, el dia veinte y ocho de Octubre de este año de mil y seiscientos y sesenta y cinco; pues estando la mas pobre de vecindad, que puede pensarse, retiradas las mas grandes de sus casas à la Corte, los mas de sus Cavalleros en los cortijos, y Aldeas, los mas de sus Ciudadanos, menesterosos, y pobres, estando aun de esta suerte, hizo el acto de levantar el Pendon con la mayor magestad, y grandeza, que pudiera en tiempo de los Godos, quando tenia mas de cien mil vecinos. Para que sepa, pues;

de los Reyes Nuevos de Toledo. 239

el curioso del modo que se hace este acto, y como se haria en tiempo del Rey Don Juan, y de otros Reyes, me

ha parecido escrivirlo, el qual es de esta manera:

Al tiempo que tiene la Ciudad carta, ò noticias del nuevo Rey, hace Ayuntamiento abierto en sus casas Capitulares, en que concurren el dia que se señala para ello, no solo el Corregidor, Regidores, y Jurados, sino otros muchos Cavalleros, y Ciudadanos particulares, conmoviendose entonces todo lo demás de la Ciudad, grandes, y pequeños, y casi todos los Lugares, y Pueblos comarcanos, que con muestras de alegria; pueblan, y llenan las calles, y las plazas. Vistense aquel dia las casas del Ayuntamiento de hermosas, y vistosas colgaduras, y en el balcon, ò ventana mas eminente de enmedio, se pone un rico dosel, y debaxo una almohada de brocado. A las ocho poco mas, ò menos de la mañana, se junta, y congrega el Ayuntamiento, y el Escrivano mayor hace relacion, como el averse juntado, es para alzarse el Pendon, y Estandarte Real por el nuevo Rey, que Dios guarde. Nombra luego la Ciudad quatro Comissarios, dos Regidores, y dos Jurados de los mas antiguos, y les manda, que vayan a las casas del Alferez Mayor, y le digan, que trayga el Estandarte al Ayuntamiento. Parten los Comissarios con esta legacia, y el Alferez Mayor, que yà està prevenido para el caso, tomando el Estandarte, parte con el, acompañado de un sequito de muchos; y grandes Cavalleros, y de muchos Arcabuceros, y Soldados, que aderezados de galas, y bizarría, disparando los mosquetes al son del pisano, y caxas, van haciendo mucha fiesta. Llegado al Ayuntamiento, fixa, y pone el Estandarte en un Altar, que ay hecho à un lado de la sala, y el và, y se assienta en su assiento, y lo mismo los Comissarios, tomando los lugares que les tocan. Leese entonces la orden, Cedula, ò Carta, que ay del nuevo Rey, en que manda, que como vassallos fieles, y leales, le den la obediencia, por sì, y en nombre del Reyno, y en fee de ello, alcen, y levanten los Pendones. Leida esta Carta, la toma el Corregidor, y despues de el todos los demás; y befandola, y poniendola fobre fus cabezas, responden à una voz, que la obedecen con el acatamiento debido. Y à este tiempo, desde los balcones donde estàn prevenidos, tocan à compàs atabales, trompetas, y chirimias, y disparan los mosquetes con ruidoso estruendo de gritos festivales. Sossegado ya el ruido, toma el Corregidor la mano, y hace una exortacion, y razonamiento à la Ciudad, en esta forma:

Imperial, è Ilustrissima Ciudad, y Reyno de Toledo, assiento, y cabeza de el, y de la Monarquia de España, quisiera oy, que mi corta eloquencia igualara à mis deseos, no para decir las obligaciones en que V. S. se halle al Rey nuestro señor, quando mejor que yo las sabe, por las que debemos reconocer à los altissimos padre, y abuelos suyos, de eterna memoria, dignissimos Reyes, y senores nuestros, à quienes V. S. siempre los canonizo con fu lengua, y hizo, que las naciones mas remotas los obe: deciessen, v temiessen por su espada, por ser, como es, Cabeza de este Imperio, y Ciudad, en quienes las letras, y las armas tienen su primera clase, y Cathedra de Prima. Sino para saber ponderar, y decir à V.S. en esta ocasion, que assi como por directa sucession le tocan, y pertenecen al Rey nuestro señor estos Reynos, y Señorios, assimismo le pertenecen, y tocan, y le deben dàr la obediencia, por ser, como es, por sì mismo el Principe de las mayores esperanzas, que ha tenido ningun Reyno, afable, benigno; generoso, recto, catholico, y dotado de otras muchas virtudes: que todo esto merece V. S. y goze de todo con prosperidades muy selices. Y pues à tal Rey se le deben tantos Reynos, y tal Ciudad es merecedora de tal Rey, viva su Magestad mil años, y V.S. los viva con muchos acrecentamientos.

Con razonamiento semejante, anadiendo, ò quitan= do algunas cosas, exorta, y lisongea el Corregidor à la Ciudad, para que con mayor gusto rinda à su Rey el debido vassallage. Y el Alferez Mayor entonces, por sì, y en nombre de la Ciudad, responde, y dà à entender las mu; chas, y antiguas obligaciones, que tienen estos Reynos, y Toledo en especial, de dar la obediencia à su legitimo Rey, por tantas, y tan señaladas mercedes, como de sus claros progenitores tiene recibidas. Dada esta sarisfaccion, acuerda, y decreta la Ciudad, que se IC3 De los Reyes Nuevos de Toledo.

levante el Pendon, y Real Estandarte por la Magestad del nuevo Rey, y que para ello le tomen los Comissarios, y se le entreguen al Alserez mayor. Mediante este Decreto, parten al Altar adonde està el Pendòn, y tomandole el Regidor, y Comissario mas antiguo, se le lleva, y entrega al dicho Alferez, estando en pie, y defcubierta toda la Ciudad. Luego el Alferez mayor và con el Estandarte à los corredores del Ayuntamiento, yendole acompañando toda la Ciudad delante, puesta en forma, y assimismo otros muchos Cavalleros, y el dicho Alferez mayor detràs de todos, y el Corregidor à su mano izquierda. En llegando à la ventana, donde està puesto el dosel, se assoma à ella con el Pendon en las manos; y sacandole asuera del balcon, y todos descubiertas las cabezas, dicen en altas voces al Pueblo, y numeroso gentio, que le mira: Oid, oid, oid: Sabed, sabed, sabed, que este Pendon, y Estandarte Real levanto por el Rey Don N. à quien Dios guarde, muchos, y felices años. Amen. España, España, España: Toledo, Toledo, Toledo, por el Rey Don N. nuestro señor, que Dios guarde muchos, y felices años. Amen. Lucgo toda la gente que lo escucha, assi los que estàn en los balcones, y ventanas, como los que en apreturas llenan la plaza toda à destempladas voces, y festivos alaridos, acompañados de las chirimias, trompetas, y arcabuceria, repiten: Amen, amen, amen, embarazandose el ayre del imperuoso estruendo. Despues que ha sossegado la voceria, buelve el Alferez mayor à repetir segunda, y tercera vez las mismas palabras: Oid, oid; oid: Sabed, sabed, sabed, que este Pendon, y Estandarte Real levanto por cl Rey Don N. à quien Dios guarde muchos, y felices anos. España, España, España. Toledo, Toledo, Toledo, por el Rey Don N. nuestro señor, que Dios guarde muchos, y felices años. Amen. Buelve à responder el Pueblo con la misma aclamacion: Amen, amen, amen, disparando los mosquetes, y tocando las chirimias, y trompetas. Tercera vez, como digo, se buelve à repetir, y hacer la misma funcion, siendo cosa muy de ver la inquietud, el bullicio, el tropèl, y el ruido de la gente. Esto hecho en la forma dicha, pone el Alferez mayor el

Pen:

242 Libro tercero, Cap. 1.

Pendon, y Estandarte Real en la ventana, y quedanse con èl acompañandole los dichos Comissarios, y la Ciu-

dad se và, y se despide hasta la tarde.

A la hora de visperas, despues que yà la Iglesia ha acabado horas, se buelve à juntar la Ciudad en su Ayuntamiento para llevar à bendecir el Estandarte Real. Hacense recados de una parte à otra la Ciudad, y Cabildo de la Santa Iglesia, para saber la hora, y punto en que se ha de acudir. Y ya todos avisados, toma el Alferez mayor el Pendon de la ventana en que estaba enarbolado , y acompañado de toda la Ciudad en forma de Ciudad, Regidores, y Jurados, y de toda la demás cavalleria, yendo el dicho Alferez detràs, y el Corregidor à su mano izquierda, parten con buena orden, con sus Maceros, trompetas, y ministriles delante, desde el Ayuntamiento à la Santa Iglesia. Al llegar à las puertas principales, que llaman del Perdon, es cosa muy de ver con la solemnidad que sale todo el Cabildo al recibimiento. Todas las Dignidades, Canonigos, y Racioneros, con el Dean, que preside, salen vestidos con capas muy ricas de Coro en dos hileras, y delante todos los Capellanes con sobrepellices. Salen por su orden todas las Cruces de las Parroquias, acompañando à la de la Iglesia Mayor. El Canonigo semanero sale vestido de Preste, con sus Diaconos delante, y con otros Capellanes revestidos, que llevan en las manos Relicarios muy preciosos. Haciendo cabecera el Dean, y los mas antiguos, y en medio de ellos el Preste, con el Diacono, y Subdiacono, llegan hasta la mitad de la lonja, que está fuera de las puertas, àcia la plaza. Paranse alli, y en llegando la Ciudad, hacense los unos à los otros reciprocas cortesias; y el Alferez mayor, dexando el lugar que trae, se pone detràs del Preste con su Estandarte. Comienzan luego à ir entrando en procession las Cruces, el Cabildo, y la Ciudad por la nave de enmedio de la Iglesia, hasta llegar al Altar, y Capilla de nuestra Señora de la Estrella. Desde alli rebuelven por junto de la Capilla de Santa Cathalina, que està à la esquina del Coro; y entrando en la nave menor, van por junto de las Ca. pillas de Santa Isabèl, y Santa Maria Magdalena, y entran

de los Reyes Nuevos de Toledo.

tran à la Capilla Mayor, quedandose las Cruces por la parte de asuera al lado del Evangelio. Y en todo este tiempo que tarda en entrar la procession, desde las dos tribunillas no cessan de tocar à dos coros organos, y mi-

nistriles con grave, y primorosa melodia.

En llegando à la Capilla, suben al Altar Mayor el Preste, y los Diaconos, y del Cabildo passan por su orden los mas antiguos delante, quedandose los mas modernos àcia la reja, al modo que quando ay ofrenda. La Ciudad se queda entre los dos coros, en la forma que ha venido, los Oficiales à las gradas, que suben à la Capilla Mayor, y el Corregidor arrimado à la reja del. coro de los Prebendados. Sube el Alferez con el Estandarte Real detràs del Preste, hasta el Altar Mayor. En la ultima grada se hinca de rodillas en una almohada de brocado, que le pone un Capellan, y estase arrodillado de esta suerte mientras que los Cantores cantan à canto de organo, y alta, y primorosamente aquella Antisona, y Psalmo, que comienza: Deus judicium tuum Psalm.71. Regi da.

Acabado de cantar el dicho Psalmo, entrega el Alferez mayor el Estandarte al Tesorero Canonigo, y Dignidad de la Santa Iglesia, el qual le tiene en las manos, en tanto que el Preste le bendice. Dicense las oraciones, que el Ritual dispone para el caso; y acabadas, toma el hysopo, y le echa agua bendita, diciendo: Asperges me hysopo, &c. Recibe luego el Preste el Estandarte de mano del Tesorero en pie, y quitado el bonete, y se le dà, y entrega al Alferez mayor, que està de rodillas, del modo que queda dicho; y à este punto comienza toda la Capilla à cantar el Te Deum laudamus à tres coros, un verso los Cantores, otro el organo, y otro los ministriles. Cantando de esta suerte, sale el Cabildo en procession de la Capilla Mayor, dandole lugar la Ciudad por la parte del Evangelio, y por la nave arrimada al coro, por junto de las Capillas de San Miguel, y del Descendimiento, buelven à la nave mayor, y por la puerta de los Perdones en la misma orden. que entraron todas las Cruces delante en dos hileras, luego los Capellanes, luego los Racioneros, y Cano- $Q_2$ 

244 Libro tercero, Cap. 1.

nigos, el Preste enmedio, con los Diaconos, detràs de èl el Alsercz mayor con el Estandarte; y luego consecutivamente la Ciudad. Al tiempo que la Ciudad, y Cabildo ocupan todo lo largo de la nave, desde la puerta del Perdon, hasta el Altar de Nuestra Señora de la Estrella, se arrodillan todos, cantando la musica aquel verso: Te ergo quasumus tuis famulis subveni, & c. En acabando de cantar, và faliendo la Ciudad por su orden por enmedio del Cabildo, haciendose unos à otros cortessas; y en llegando el Corregidor adonde està el Alferez, le toma à la mano derecha, y salen de la Iglesia de este modo.

Aviendo salido yà toda la Ciudad à la plaza del Ayuntamiento, van montando todos à cavallo, assi los Capitulares, como los demás Cavalleros, que assisten al acto. No ay ninguno que en esta ocasion no quiera salir el mas lucido, el mas bizarro, el mas galàn. No quedan joyas, cadenas, ni diamantes, que no brillen. Los cavallos al mismo tenor enjaczados ricamente: cintas de varios colores, hechas hermofos, y diversos la zos, les adornan las colas, y las crines; y con ser bru: tos, representan la gala, y el assèo. En dos hileras, pues, y en forma de Ciudad, con sus Maceros, trompetas, y atabales delante tambien à cavallo, parten al Real Alcazar por las quatro calles, y por la plaza de Zocodover, que estan de alto à baxo adornadas, y vestidas con todo primòr, al modo que el dia del Corpus. El numereso gentio que las puebla, no puede contarse, ni reducirse à suma. Todas las antepuertas, balcones, y ventanas, estàn de damas, que admira. Aviendo llegado la Ciudad, con el orden que queda dicho, à la plaza que eftà delante de las puertas de los Alcazares Reales, se hace una lucida falva, con trompetas, y clarines; y en acabando de tocar, y sossegado el bullicio, llega el Alferez mayor à la puerta, que halla cerrada; y dando golpes, llama por tres veces, diciendo: Alcayde? Alcayde? Aleayde? Estais ai? Oid, Oid, Oid. Y por la parte de adentro responde una voz, que dice : Quien llama à las puertas de los Alcazares Reales? A que el Alferez mayor sesponde con mucho imperio: El Rey. Al oir esto, abren

por la parte de adentro un postigo de las dichas puera tas, y assomase como à réconocer el Alcayde, del que exerce por el Oficio de Teniente, en cuerpo, à lo soldado, vestido ricamente, en la una mano un baston, y unas llaves en la otra, con su gorra, y morrion, el qual està acompañado de muchos Cavalleros, y de mucha gente de armas, con alabardas, picas, y mosquetes. Assi como le vè el Alferez, le dice: Alcayde? Alcayde? Alcayde? Oid, oid, oid: Toledo ha alzado ov este Pendon Real por el Rey Don N. nuestro señor, que Dios guarde muchos, y felices años. Y acompañado de su Ayuntamiena to, me ha mandado, y cometido, como à su Alserez mayor, os le entregue como à Alcayde de estos Alcazares Reales, para que le recibais en nombre de su Magestad, y le pongais en la torre de ellos, que llaman la Torre del Atambor; y assi os le entrego, para que lo cumplais. A lo qual responde el Alcayde, que està presto de recibir el dicho Pendon Real, como Toledo fe le embia, y, hacer con el los actos de possession, que se acostumbra. Manda luego abrir las puertas principales, y llega el Alferez, y entregale el Estandarte, y dà fee de ello el Escrivano mayor del Ayuntamiento, que està à todo presente, y el Alcayde lo pide tambien por testimonio; y à este tiempo, assi dentro, como asuera, suenan los clas rines, trompetas, y chirimias, y disparan los soldados sus mosquetes, y arcabuces, levantando el Pueblo en festivas voces, aclamaciones, y. aplausos, el estruendo mas ruidoso, que puede pensarse. Aviendo, pues, el Alcayde recibido de mano del Alferez el dicho Pendon Real, buelve à hacer cerrar las puertas del Alcazar, dexandose à la Ciudad de la parte de asucra. Parte luego, acompañado de los Cavalleros, y foldados que le assisten, y sube à la Torre, que llaman del Atambor, y assomandose à una de sus ventanas, con el Real Pendòn en la mano, le tremola, y dice à voces à la Ciudad, y al Pueblo, que le escucha: Oid, oid, oid. Este Pendon Real levanto por el Rey Don N. nuestro señor, que Dios guarde muchos anos. España, España, España: Toledo, Toledo; Toledo, por el Rey N. nuestro señor, que Dios guarde muchos, y felices años. A que rodos desde abaxo respons Q 3

246 Libro tercero, Cap. 1.

den con alborozo, y grita: Amen, amen, amen. Esta ceremonia hace el Alcayde tres veces de la misma suerte; y à la ultima, se dexa sixado el Estandarte, y Pendòn Real en la ventana mas principal de dicha torre. Y acabado el acto, se buelve la Ciudad por la misma orden que vino à su Ayuntamiento.

## CAPITULO II.

DE LO BIEN QUE EMPEZO EL REY D. JUAN à cumplir los avisos, y consejos de su padre.

Unque el bullicio, y tropèl de las muchas fiestas; y regocijos, que se hacian en los Reynos, y especialmente en la Ciudad de Burgos, por la coronacion del nuevo Rey Don Juan, pudieran divertirle, y olvidarle de atenciones, y mas siendo tan mozo, con muger hermosa al lado, y yà en cinta de un hermoso Infante, y primogenito, que le naciò aquel año en aquella Ciudad à quatro de Octubre, dia de San Francisco; con nombre de Enrique, como el abuelo: (y que en hazañas, y virtudes, quando vino à reynar, no le debiò nada) aunque estas cosas, pues, jubilos, y alegrias, muger moza, y poca edad, pudieran, como digo, embarazar los cuidados del govierno, anduvo este Principe tan atento, y tan cabal, que aun en medio de las fiestas, empezò à entender en los negocios, y en acudir al Defpacho. Llevando siempre en la mente lo que le encargò su padre, lo primero que ordenò, sue, embiar ocho Galeras en ayuda del Rey Carlos de Francia, contra el de Inglaterra: ayuda de costa, y cortejo, que le recibiò el Francès con mucha voluntad, y à que se mostrò muy agradecido. Embiaronse sus Embaxadores uno à otro, y afirmaron sus ligas, y amistades.

En lo tocante al scisma de la Iglesia entre los dos Ponétifices Clemente, y Urbano, este apellidandose verdadero Papa en Roma, y el otro en Aviñon lo mismo, aunque por la una, y otra parte se viò lleno de alegatos, de informes, de suplicas, y ruegos, se estuvo neutral;

de los Reyes Nuevas de Toledo. 247

y en la opinion del Rey Don Enrique su padre, no queriendo errar en la eleccion, hasta que lo determinasse, ò resolviesse la Iglessa. Esto sue al principio, que ya despues con la junta, y decission del Claustro de Salaman-

ca, se declarò por Clemente.

En quanto à cumplir la voluntad de su padre, de darle sepultura adonde èl dexò dispuesto, apenas huvo despedido las Cortes de Burgos, quando mandò llevar su cuerpo, desde la Ciudad de Valladolid, donde segunda vez le avian depositado à la Imperial Ciudad de Toledo à su Capilla. Fuele acompañando el mismo Rey con toda la Nobleza, y con la magestad, y aparato mas sumptuoso, que puede decirse. Hizosele el entierro en su Real Capilla, labrada para el caso, con pompa, y solemnidad notable. Toda la Ciudad (y tal como estaba entonces revosando Cavalleros) todo el Ilustrissimo Cabildo, de tantos, y tan ricos Prebendados, todas las Parroquias, todas las Religiones, todas las Cofradias, por mas que la apretura hacia lugar, no cabian en las calles, ni en la Iglesia. Hechas las exequias, y celebrados los oficios, se partiò el Rey à Sevilla à prevenir nuevos socorros para el Rey de Francia. Esto dispuesto, se bolvio à Castilla, llamado de otros negocios. El de mas cuidado fue saber, que Pedro Manrique su Adelantado Mayor andaba en no buenos tratos con Don Alonfo de Aragon, Conde de Denia, y Marquès de Villena. Con este Principe, pues, parece ser, que se comunicaba el Adelantado en lo que no debiera. Huvo el Rey su acuerdo, y su Consejo, y porque no avia informacion bastante para castigo, quiso reducirlo à la consession de los culpados. Preguntole, pues, al Conde, delante del mismo Pedro Manrique, si era verdad lo que se le imputaba en su deservicio? Y con bravo descoco, dixo, que sì; à lo qual Pedro Manrique respondiò, que no avia tal. Visto el Rey, que uno confessaba lo que negaba el otro, templando la justicia, y usando de clemencia, mando poner preso al Adelantado en el Alcazar de Palencia, con orden, que se le diesse, y acudiesse con todos sus menesteres, y que pudiesse salir à caza, quando tuviesse gusto. En este genero de prisson acabò la vida, dando el Rey

Q4

248 Libro tercero, Cap. 2:

el adelantamiento à Diego Gomez Manrique su her-

Con tanta prudencia como esto se iba portando el Rey à los principios, teniendo muy en la memoria aquellas advertencias de su padre, en averse bien con los que siguieron su partido, y que en fin le ayudaron à ponerle la Corona. Otro pleyto saliò à estas estancias de los Abades Benitos por sus Monasterios, querellandose ante el Rey de muchos Condes, y señores, que à titulo de Patronos de dichos Conventos, les hacian notables agravios, tomandoles sus Lugares, è imponiendoles à sus vassallos los tributos que querian. Hacianse otrosi Jueces de sus causas, en que quitaban à los Abades la jurisdiccion, que los Reyes antecessores, desde el Conde Fernan Gonzalez, y desde el Cid Ruy Diaz les concedieron: Pareciòle al Rey era justa la quexa de los Monges; y asi nombrò por Jueces dos Cavalleros nobles, que fueron Pedro Lopez de Ayala, y Juan Martinez de Roxas, y à dos famosos Letrados Pedro Fernandez de Burgos, y Alvar Martinez de Villareal, para que desapasionadamente mirassen, y sentenciassen la causa. Saliò la sentencia en favor de los Monasterios, contra la codicia de los que por poderosos les usurpaban su jurisdiccion, quedando solo el Rey por Protector de sus Fueros. Alborozados, y contentos los Abades, tomaron cada uno testimonio autentico de la sentencia, que oy los guardan como reliquia en sus Archivos.

Con tan felices progressos comenzò á reynar el Rey Don Juan, que todos los demàs Reyes colaterales, unos le embidiaban, y otros le temian, y todos en fin le tenian por amigo. El Navarro, el Portuguès, el de Aragon su sucero, y el Moro de Granada. El de Portugal Don Fernando, como primo hermano que cra suyo, por ser hijo de Doña Constanza, hermana de la Reyna Doña Juana, hijas las dos de Don Juan Manuel. Este, pues, descoso de apretar mas la amistad, y el nudo del parentesco, embiò sus mensageros al Rey Don Juan, brindandole con su hija unica, y heredera de Portugal la Infanta Doña Beatriz, para muger del Infante Don Enrique, no obstante su poca edad, pues aun no tenia dos años,

de los Reyes Nuevos de Toledo:

249

y la Infanta yà era buena moza. Y no obstante, que en tiempo del Rey Don Enrique, padre del Rey Don Juan, avia sido desposada, y osrecida en casamiento à Don Fadrique, Duque de Benavente, hijo bastardo del dicho Rey Don Enrique, y hermano del Rey Don Juan. Pareciòle al Portugues mejorar de partido, qual era trocar por un Infante bastardo, un Principe legitimo, y heredero de Castilla. Y para engolosinar con el brindis al Rey Don Juan, dixo, que se pondria por condicion en dicho casamiento, que si qualquiera de ellos muriesse sin dexar hijos legitimos, que el otro le sucediesse en el Reyno. Abrazò esto lindamente el Castellano, pareciendole, buen medio, para que se uniessen las Quinas de Portugal à su Corona. En la Ciudad de Soria llamò à Corates. Propusose el caso. Abrazose bien de todos. Embiò el Rey de Portugal sus Embaxadores, con poderes bastantes, con que con mucho regocijo se esectuaron los desposorios entre el Infante Don Enrique de Castilla, y, la Infanta Doña Beatriz de Portugal. Quien dixera entonces, que ni con este Principe, ni con el Infante Don Fernando su hermano, que naciò despues, avia de tener efecto el casamiento; mas si con el padre de los dos, con el mismo Rey Don Juan, en segundas nupcias, como verèmos adelante. Gran juego de la fortuna fue esta hermosa Infanta; pues Reyna de Castilla, y heredera legitima de Portugal, se viò desposseida de ambas Coronas al cierzo de una desgracia, moza, hermosa, viuda, y pobre?

Jurado, y muy capitulado todo lo que queda dicho, assi los desposorios, como las sucessiones de los Reynos, gozosos todos, Portugueses, y Castellanos, pensando tada qual ser heredero de los otros, sobrevino al Rey de Castilla otro cuidado, que sue la muerte del Rey de Francia su amigo, y que tanto lo avia sido de su padre. A ley de sino correspondiente, trato al punto de celebrar sus exequias, con toda grandeza, y aparato. Partio desde Vinuesa, pueblo de la Ciudad de Soria, donde le cogio la nueva, y sue à Medina del Campo, donde se hicieron las honras, estando presentes los Embaxadores del Francès, y casi todos los Grandes. Embio el pesame, y

250 Libro tercero, Cap. 2:

norabuena al Delfin de Viana, hijo del Rey difunto, llas mado tambien Carlos Sexto, que fue de este nombre, ofreciendosele muy suyo para toda ocasion, y todo lance. Llegò tambien à este tiempo una embaxada del Duque de Angeus, hermano del Rey de Francia, sobre la desmanda que le ponia al de Aragon del Reyno de Mallora. Como se hallaba el Rey Juan, yerno del Aragonès, y amigo de ambos pleyteantes, tratò de suavizar, y de ajustar la materia con los medios mas honestos; que le sue possible, poniendo èl de su casa cien mil francos de oro, que le diò al Duque, à trueque que se acabara aquel pleyto, y suessentes el Rey Don Juan en sus acciones, gandando sama notable en toda Europa.

#### CAPITULO III.

COMO NACIO EL INFANTE DON FERNANDO, y de la gran christiandad, y galantería con que rescato el Rey Don Juan al Rey de Armenia, y le diò parte en su Reyno.

Rosperamente le iban sucediendo las cosas à nuestro Rey de Castilla, pues hasta en darle succession, le hizo el Cielo muy dichoso. A poco mas de un año de como naciò el Infante Don Enrique en Burgos, saliò à luz en Medina del Campo el Infante Don Fernando, aquel que por su modestia de no querer aceptar el Reyno que le daban, vinó à ser Rey de Aragon, por herencia de su-madre. Estos dos hijos solamente tuvo el Rey Don Juan de la Reyna su muger Dona Leonor, y ambos vinieron à ser Reyes, y buenos Reyes ambos, Don Enrique de Castilla, y Don Fernando de Aragon. Suma felicidad, nacer dos hijos de un vientre con una misma estrella, y de una misma virtud, talento, y gracia! Pero es de advertir para el curioso, que se holgarà de saberlo, que el nacimiento de este Infante sue milagroso, segun lo que cuenta el Chronista Gil Gonzalez Davila, y que lo tocan pocos. El caso fue, que hallandose el Rey en Medina del Campo, se apoderò de èl un pensamiento cruel, bravo, y zeloso. Pa-

Gil Gonzalez Davila en la Chronica de el Rey D. Enrique Tercero, c.

reciòle, que la Reyna no andaba con el recato debido; sospechò si le hacia traycion, que hermosura, y pocos años, aun en sugetos Reales suelen dar sospecha al mas seguro marido. Virtuosa era la Reyna, muy honesta, muy medida, y con todo, las sombras de la beldad, juzgò el Rey, que la hacian sombra. No lo hacia juicio; pero la imaginacion diò en atormentarle con sospechas. Mal cruel, y que como toca en lo vivo de la honra, à la mayor Magestad le pone en terminos de perder la vida. Batallando, pues, configo mismo en esta imaginación; apesadumbrado, triste, melancolico, confuso, y zeloso en fin, en que se cifra todo, se avia retirado à Carrioncillo, que era la recreacion de los Reyes, como de Madrid lo es aora Aranjuez. Sossegò poco en el sitio, que para peste de zelos, nunca es cura el mudar ayres; antes bien, la aufencia de lo que se zela, y ama, da mas garrote al doliente. Solo, pues, y sin ninguna compañia, se saliò una noche, y caminò à Medina; con què intento? Dios lo sabe, y del sucesso puede colegirse. Atormentado de zelos, solo, y de noche, y îr à vèr à su muger, se està diciendo à què iria. A ver, à escudriñar, à atifvar, si alguna de aquellas sombras le era cortina à su agravio. Al passar, pues, por los prados, y riberas de Capardiel, llegando junto à la Iglesia de aquella Villa, se le apareciò el Apostol San Andrès, que es el Patron de ella, y descubriendose, de que èl era quien le hablaba, le dixo: Como sabia sus pensamientos, sospechas, è imaginaciones, que le traian descontento, y fatigado, que las deshechasse todas, y que mirasse, que la Reyna era muy virtuosa, honesta, y santa, que la estimasse, y tuviesse en lo que era razon, y merecia. Que en fee de lo que le hablaba, le prometia de parte de Dios, que en el dia de su festividad, à los treinta de Noviembre, le pariria la Reyna un hermofo Infante, que fería un Chriftianissimo, y Excelentissimo Principe; y que gustaria, que en aquella su Iglesia fundasse un Convento de la Orden de los Predicadores. Cofarara, y muy de notar, pues parece, que aun los Santos quieren, que les tributen gratitudes aquellos à quien confuelan, y socorren. Prometiòle el Rey obedecerle en todo; y desapareciendo el Santo, se quedò el mas contento del mundo. Desahogado

252 Libro tercero, Cap. 3:

el corazon de aquel bolcan rabioso, libre el alma de aquella pena cruel, apresurò el viage à su Palacio, donde callando el sucesso, empezò à estimar, y querer à la Reyna con mas voluntad, y asecto, que solia; y al plazo que se dixo el Apostol, viò cumplida la promessa, naciendo, como hemos dicho, el Infante Don Fernando.

Casi estaban celebrando los regocijos del nacido Infante, quando le llegaron unas cartas de parte del Rey de Armenia Leon Quinto, con un Considente suyo, en que le contaba su miseria, y su desgracia, de como el Soldàn de Babilonia, barbaro sobervio, avia entrado en Armenia, y destruidole, saqueandole todas las Ciudades, Plazas, y Castillos, y llevandose entre la muchedumbre de presos, y cautivos, à el, à la Reyna su muger, y una hija suya; las quales, de la pena, y el quebranto, avian muerto en la prisson. Que se adoleciesse de sus cuitas, y pues por su fama era estimado de aquel Insiel, suesse medianero para salir de aquel trabajo, y dura prisson en que se veia; atendiendo, à que en desensa de la Fè de Jesu-Chris-

50, avia perdido su Reyno, hijos, y muger.

Esto contenian las cartas, y la embaxada, y apiadose tanto el Rey Don Juan de oirlas, que con generosidad Real, bien heredada de sus abuelos, se determino à pagar todo el rescate, por quantioso que suesse. Para lo qual preguntò al Embaxador, què tanto pedia el Soldan por precio de su Rey? A que respondio, que aquel Emperador barbaro estaba tan desvanecido en su potencia, que no hacia caso del dinero, del oro, ni la plata, porque le fobraba todo; y que assi el mejor medio para con el, era; que los Principes Christianos se lo rogassen, y pidiessen, que aqui fincaba su sobervia, y ambicion. Salvo, que tambien estimaria le llevassen algun regalo, y presente de las joyas, y riquezas que ay en España, y de que la Assia carece. Quadrole mucho al Rey el medio, al passo que admirò el rumbo del Pagano. Mandò, pues, prevenir algunas cosas de estima, y de valor, como escarlatas, penas veras, y grifes, halcones, y gerifaltes; y escriviole al Soldan cortes, y amigablemente, pidiendole por merced, soltasse de la prision al Rey de Armenia, y que en retorno, le tuviesse, y reconociesse por su amigo. Con cfs de los Reyes Nuevos de Toledo. 253

estas cartas, regalos, y presente, pespachò un Embaxador, el qual se hizo à la vela en Barcelona, junto con el que emblaba el Rey de Aragon, para el mismo esceto, salvo, que como advierte la Chronica, el Embaxador Aragonès no llevaba mas que cartas para el ruego. Y como siempre las dadivas, aun en el mas rico, y poderoso recaban mas cariño, parece que por esta parte su solo el Rey de Castilla, quien ablandò la dureza del barbaro. Hizo llamar ante sì al Rey cautivo, y dandole à entender los ruegos que le movian, y por quien usaba aquella sineza, le diò libertad à èl, y à todos los suyos, y para ello mandò, que se les librassen los despachos necessarios. Diòle las gracias el Rey con las sumissiones, y ceremonias, que un esclavo, y partiòse con los Embaxadores para España, à tributar rendimientos, à los que tan

Christianos, y piadosos avian hecho su causa.

Casi tres anos tardaron en venir desde Babilonia à España, cosa que no la estrañarà el que supiere curioso los centenares de leguas, las muchas jornadas, y tantas embarcaciones que ay de una parte à otra, riesgos, y peligros de tanto paganismo. Llegò, pues, el Rey cautivo en estremada ocasion, que estaba el Rey Don Juan en Badajòz, celebrando sus segundas bodas con Doña Bearriz. Infanta, y heredera de Portugal. Y no ay duda, sì que es dicha llegar en tiempo de regocijo, quien llega menesteroso à pedir mercedes. Al instante que tuvo el Rey noticia, como venia el Armenio, y que avia desembarçado, le embiò la bien venida con personajes de cuenta, que le viniessen acompañando, y assimismo vagages, y mulas, lo necessario, baxilla de plata, con los demas menesteres para un Principe. Diò tambien orden, que por todos los Lugares que passasse, le hiciessen grande cortejo, y muchas honras. El mismo Rey le saliò à recibir una legua de Badajòz. Notable cortesia à un Rey sin Reyno, aberrojado, y caido! Quando supo el de Armenia esta aca ción, dixo à los que le acompañaban, que le mostrassen qual era el Rey de Castilla. Señalaronle qual era, y quando yà llegò cerca, apeòse de la mula, y tirandose el sombrero, ò capirote de la cabeza, se le postrò de rodillas enternecido de gozo. Al verle el Rey Don Juan de aque,

254 Libro tercero, Cap. 3.

lla suerte, desmontò tambien de su cavallo, y suele à levantar con los brazos abiertos. Todos los Cavalleros saltaron en tierra, y se pusieron en pie, admirados de semejantes cortesias. Dixo el Rey de Armenia al Castella, no, abrazado de sus pies: Yo, señor, soy quien à V.Magestad debo hacer semejante reverencia, pues sois mi libertador, y quien me ha sacado de la dura prision, que padecia; y assi, à vuestros pies Reales, confessare siempre la obligacion que os debo. Alzòle el Rey con los brazos. Dieronse paz, y poniendose à cavallo, marcharon à la Ciudad. Pusole el Rey casa, con el aparato, y grandeza, que para un Rey. Los Embaxadores que venian con el, hicieron al Rey Don Juan relacion de su embaxada: contaron su viage, lo cortès que avia andado el Soldan, lo mucho que se avia holgado del presente, y la estimacion que hizo al ver sus carras. Sacaron las que traian en respuesta, besaronlas, y dieronselas al Rey; èl las diò à su Secretario, è interpretadas, decian de esta suerte: Quiero ponerlas aqui para el curioso, por lo que hallarà que admirar, y ponderar en ellas: Yà sè, que otros las omiten, por lo hinchadas, jactanciosas, y sobervias; pero por lo que son de honrosas para nuestro Rey Don Juan, es justo que se entiendan, y se sepan.

## CARTA NOTABLE DEL SOLDAN DE BABILONIA; para el Rey D. Juan Primero de Castilla.

A L alto Rey, noble, conocido justiciero, señor, conqueridor, hermano, desensor, savorable, vencedor el mejor del Mundo, y de la Fe. El Rey de la Morisma, y de los Moros; averiguador de la justicia, y de los Mundos; contendor de los averiguados; destruidor de los Hereges; conquistador de las Tierras, de los Reynos, y climas; heredero del Señorio de los, Arabigos, de los Latinos, y de los Turcos; Alexandro, del tiempo; señor de la guerra; ayudador de las pala, bras de ciencia; sombra de Dios en la tierra; asirma, dor de su Ley, y Mandamientos; assegurador de las, carreras de los romerages; servidor de las dos Casas, Santas; señor de los Reyes, y de los Emperadores, en-

, salzado Rey de los creyentes. Abulaeth Hagi, hijo del , Derise, el Rey noble, desensor del Mundo, y de la Fèz , Mahomad, hijo del Rcy Almanzor, espada del Mundo, y de la Fè, ensalce Dios su estado, desienda sus gentes, sus ayuntamientos, y su cavalleria. Acresciente Dios , la nobleza de la presencia honrada del Rey grande, y , honrador, ensalzado, preciado, essorzado Cavallero , del Prez del Leon, Juan, desensor de la Christiandad; , honrador de la gente de Jesu-Christo, y Corona de su , Ley; desensor de las partes de los enemigos; asirma-, dor de la Cruz; hacedor de los Cavalleros; (x) hermos , sura de las noblezas, y de las Chronicas; amigo de los , Reyes, y de los Emperadores; señor de Castilla, y de , los otros Señorios, que son en ella. Al qual Dios no

,, quite su Señorio, y su amorio, y le acreciente en noble-

, zas , alcanzando lo que desea de la nuestra merced

,, honrada. En lo qual adelantado, y bienaventurado en ,, las sus intenciones, y en las sus mandaderias, parecie, ron sus presentes merecedores del agradescimiento con-

(x) Reparese en los grandes epitetos con que honra este Rey barbaro al Rey D. Juan.

, venible al amorio, y recudio de nuestro recibimiento, ,, y cumplimientos de la su demanda; y contienen decla-,, rar el su saber bienaventurado, que las sus cartas nos ,, llegaron por los sus mandaderos honrados, y parecie-,, ron sus servidores: aderecelos Dios. Con las quales car-,, tas nos honramos, y vimos lo que en ellas se contenia ,, del su amorio, y de la su amistad, y de la bien querencia, ", y del su libramiento de los sus mandaderos en razon del ,, Rey de los Armenios, y de la Reyna de sus gentes, y ,, de sus servidores, de la su demanda de la nuestra merced ,, honrada. En lo qual, por cumplir voluntad de la pre-", sencia del Rey, mando soltar al Rey de los Armenios, ,, y à la Reyna, y sus hijos, y servidores. Y querèmos, ,, que sea de esto sabidor, y que lleve adelante lo que èl ", comenzò del amorio, y de la amistad, y de la bien que-,, rencia; y nos sean llegadas las sus nuevas de los sus re-

,, crescimientos, de las joyas, y de los presentes: Y Dios, lo aderesce à lo mejor de las carreras, por la su merced, y la su bendicion. Assi lo quiera Dios, alto, y podero, s, so. Fecha a veinte y un dias de Regeb el Sencillo, Era

,, de los Arabes de setecientos y ochenta y quatro.

### CARTA DEL PRIVADO DEL SOLDAN; llamado admirable, para el Rey Don Juan Primero de Castilla.

A Cresciente Dios, ensalzando la vida del grande; ,, preciado, noble, esforzado, franco, alto, "Cavallero de Prez de el Leon bravo, enseñoreado , Joannes, el sabidor en sus gentes, justiciero en sus ,, Pueblos, honra de la Ley de Christo, Corona de la , Christiandad, asirmador de la compaña de la Cruz, ,, amigo de los Reyes, y de los Emperadores. Enfalce 55 Dios su estado, y guarde su salud, y renneve su placer: ,, adelantese esta escritura aqui, presentes las saludes ,, al que sigue la Fè, y teme el costresimiento del dia del ,, juicio; conviene declarar al su saber, que las sus cartas ", llegaron à Nos por sus mandaderos hourados, en que ,, se contiene lo que el Rey declarò en ellas de parte del ,, su Señorio, en razon del Rey de Armenia, y de la Rey-,, na, y sus hijos, pidiendo, que le soltassen al sobredi-", cho, y que ganaria ende merced. Y todo lo que em-5, biò à rogar, y encomendar en ello, y endreezar la ra-,, zon de la peticion, vimos las cartas, y supimos todo ", lo que en ellas venta, y lo que los Mensageros traian ,, para las presencias altas; y presentamos ante la mer-,, ced del Señorio honrado, que fue preciado ante la Se-,, noria honrada, alcanzando el bien cumplido. Leimos , las cartas del Rey, ante los oidos honrados, y recon-"tôse el hecho en los Consejos altos, y aderezamos el , repartimiento en esta ante los Estados enfalzados, y ", pedimosle, que se cumpla la peticion del Rey. Res-,, pondieron las mercedes honradas à lo que en esto pi-,, diò, y falieron los mandamientos altos; que Dios en-,, salce tu Señorio con su gracia, en razon del dicho ense-", noreado de Armenia, la Reyna, sus hijos, y su gente, " toda para el Rey de Castilla, que se lo embiasse con "los sus mandaderos. Y segun, que assi passò, embia-, mosle esta carta de respuesta con sus mandaderos, , segun como todo lo sabian, y segun ellos contaran e, ante la su presencia de lo que les sue respondido de , Pa:

de los Reyes Nuevos de Toledo. 25:

, palabra, de que recuda à las mercedes honradas con , acrescentamiento de amorio, y asirmacion de amis, tad, y hora sea en su Reynado, y publicarse ha entre , su gente, y pueblo, y llevarà adelante lo que comen, zò del su amorio con los estados Reales, aderezan, dose en esta tal, y tan noble costumbre, y cumplida , regla, que siga con sus cartas, y con las sus demandas, , y con las cosas que le cumpla Dios, y lo aderece à sus , buenas carreras mas declaradas, con la su merced, y , gracia. Assi lo quiera Dios alto. Fecho à veinte dias , de Regeb el Sencillo, el año de setecientos y ochenta

", y quatro en la Era de los Moros.

No ay duda, por mas que la modestia se quisiesse hacer al dissimulo, sino que el Rey Don Juan, viendose tratar con tanta grandeza, y estimacion de un barbaro tan poderoso, y arrogante, y que en las partes de la Assia sonaba su nombre, sus hazañas, y sus hechos: no ay duda, digo, sino que quedaria muy ufano, muy contento, y muy gozofo, animandose à estender sus bizarrias, y à igualar en las franquezas à su padre. Los Grandes, y Señores por el configuiente estarian tambien alborozados de escuchar las loas, y bendiciones, que daban à su Rey; el qual no se contentò con averle rescarado, que sue solo lo que se le pedia, sino que en lo mejor de su Reyno le diò Estado en que viviesse, y reynasse. La Coronada Villa de Madrid (que tan de atras le viene el ser Corona de un Rey) con la de Andujar, y la de Villa-Real, con todos sus pechos, derechos, y rentas, se le adjudicaron por Reynado, y Señorio. Su Corte tuvo el Armenio en Madrid, y en ella, y en las demás Villas reynò ocho años, y hizo, y estableciò leyes muy utiles, y muy buchas. Por lo menos, que no me negara el curioso, que sue esta una novedad particular, para timbre de nuestro segundo Rey Nuevo; ò si no, leanse los Anales de Castilla, y veran si ay exemplar de, esta memorable hazaña, de sacar de cautiverio à un Rey Christiano, solo con rogarlo, y con pedirlo, y partir luego con el su Reyno, y su Corona. No he hallado que lo aya hecho Rey ninguno; y si otro huviere visto, y leido mas que yo, me holgare que me lo anote à la margen. Socorrer

R

258 Libro tercero, Cap.3.

à un Principe caido con dineros, con rentas, con oficios, ò con algun Estado, muchos lo avràn hecho; pero hacerle Rey en su misma tierra, partir con èl su Corona, con titulo Real, solo Don Juan el Primero ha sido unico en esta bizartia. El solo ha sido nuevo en este hecho, en esta hazaña. Mostrò en ello lo Catholico de su nobleza, lo christiano de su sangre, pues solo porque aquel Rey estrangero avia perdido su Reyno, su muger, y hijos en defensa de la Fè, le hizo, y sustentò Rey en tiertas de Castilla. Al cabo de los ocho años quiso el tal Rey de Armenia, y nuevo Rey de Madrid, passar à Inglaterra, que ardia en guerras con Francia, por ver si con sus consejos podia concordar aquellos Principes Christianos, y hacer que bolviessen las armas contra los enemigos de la Fè. No se logrò su zelo, porque le cogiò la muerte en la Ciudad de Paris. Fue sepultado en la Iglesia de los Monges Celestinos, segun un epitafio, que se vè el dia de oy en un lucillo de marmol de obra primorosa, que dice solas estas palabras:

#### YACE EN EL LEON REY DE ARMENIA;

Por aver sido este uno de los hechos mas heroycos de el Rey Don Juan, y en que gano para el mundo titulo, y renombre de piadoso, he querido escrivirle con la distincion, y claridad que se ha contado. Con que bolvez remos atras a proseguir el hilo de la historia.

#### CAPITULO IV.

como El REY DON JUAN SE DECLARO POR el Papa Clemente Septimo, y muriò la Reyna Doña Juana fu madre, por cuya memoria fundò, y dotò la muy ilustre, y Real Capilla de los Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo.

Uchas, y grandes eran las instancias que hacian al Rey de Castilla los dos Pontifices, y sus valedores, procurando cada uno la obediencia. El Rey, que deseaba la paz, y saber con certidumbre, qual era el Pa-

pa

de los Reyes Mevos de Toledo.

255

pa verdadero, quiso que de una vez se resolviesse, y salir và de este embarazo. Mandò, pues, que en Medina del Campo se juntassen los mas de los Prelados, y los mayores Letrados de su Reyno, y que viendo las causas, y razones de ambas partes, declarassen de quien era la justicia. Era el caso bien obscuro, como ya apuntamos en la historia de Don Pedro Tenorio, por cuya causa se declarò la neutralidad en vida del Rey Don Enrique. No avia mas derecho al presente, que huvo entonces, mas papelera sì avia, pareceres, è informes de Letrados, que era assombro. Encerrados al modo de conclave, y sin dexarles salir a comer, determino el Rey que estuviessen los vocales, porque no se divirtiessen à otra cosa alguna, ni los torciessen ruegos, ni atenciones : que fue capricho notable. Trasladose esta Congregacion, y- Junta à Salamanca, porque por los miedos de la guerra de Portugal, quiso el Rey assistir en ella. Alli final mente, tomados los mas votos, echò el Rey el fallo en publico concurso, y declarò por verdadero Vicario de Jesu-Christo, y Successor de San Pedro, à Clemente Septimo. Cosa que no supo bien à algunos, por parecerles que la tal declaracion no avia de ser absoluta, sino con salva de protesta de estàr à lo que el Concilio General declarasse, y decidiesse, bien assi como lo declarò Carlos Quinto, Rey de Francia. En fin, nuestro Rey Don Juan, cerrandose con lo que sus Consejeros le informaron por mas justo, eleccion mas libre, mas espontanea, mas sin miedos, ni amenazas, como fue la de Clemente, se declarò por èl, y prestèle la obediencia, y escriviò à todos sus Reynos carta especial en latin, porque lo entendieran las otras Naciones, mandando, que le tuviessen, y obedeciessen por Papa. O, lo que lo sintiò Urbano! O, lo que esgrimiò de enojos! O, lo que padeciò la Iglesia con tal scisma!

Grandes reveses de fortuna se le acarrearon al Rey en este tiempo, pues todo lo que estuvo en Salamanca no tuvo sino malas nuevas. A la manera que à Job, le iban entrando, unos en pos de otros, mensageros de trabajos. Supo como el Rey de Portugal, no obstante los tratos hechos, juntaba gente para entrarse por Castilla.

R 2

Y apenas con esta nueva se apercibia, y procuraba el remedio, quando otro mayor cuidado diò bien en que discurrir, y en que temer. Llegaronle mensageros, como Mosen Aymon, Conde de Cantabrigia, y hijo del Rey de Inglaterra, venia con dos mil hombres de armas à ayudar al Portugues, trayendo la voz de el Duque de Alencastre su hermano, sobre el pretenso derecho al Reyno de Castilla por Doña Constanza, hija de el Rey Don Pedro, y muger del Duque. A este temor se anadiò otro no pequeño sobresalto, como sue saber, que Don Alonso, Conde de Gijon, hermano del Rey (y que por lo bastardo mostrò con sus inquierudes su falta de nacimiento) se comunicaba con el de Portugal, y que trataba de levantarse. Pero para coronar todas estas malas nuevas, le llegaron las de mayor dolor, y pesadumbre, quales fueron, de que la Reyna Doña Juana su madre era difunta. A la manera, pues, que aquel grande Patriarca se mostrò paciente, callado, y sufrido à todos los anuncios de pèrdidas de la hacienda, de los ganados, de las possessiones, y hasta que le llegò la nueva de la muerte de los hijos, no prorrumpio en sentimiento, ni hizo estremos de dolor: Assi nuestro Rev Don Juan, aunque à todos los avisos que le daban de assoniadas de guerra, de peligros, de levantamientos, estuvo inmovil, callado, prudente, y cuerdo; al llegar à decirle, como era muerta su madre, santa, y piadosa Reyna, desatò la presa al llanto, y hizo estremos notables de sentimiento. Ayudòle todo el Pueblo, y todo el Reyno à llorar, porque todos la amaban, y querian, y à todos lastimò su falta. En la vida, y historia de el Rey Don Enrique su marido, tocamos algunas cosas de esta señora, de sus excelencias, de sus virtudes, y de sus fortunas. (y) Fne muger con todas las partes merecedoras Mira atràs del laurel, que le cino la fuerte. En lo noble, ninguna lib. 2. cap. 2. mas ilustre, pues por ambos abolorios venia de estirpe Regia, porque fue hija de Don Juan Manuel, primer Señor del antiquissimo Marquesado de Villena, hijo del Infante Don Manuel, y nicto del Rey Don Fernando el Santo, y hija assimismo de Doña Blanca de la Cerda, y nieta de Don Fernando de la Cerda. En lo personal,

nin-

(y) у з.•

ninguna la aventajò en gracias, y virtudes: aunque hermosa, poco altiva: aunque discreta, humilde: aunque Reyna, muy modesta, muy devota, muy caritativa, muy madre de los pobres. En dos años que estuvo viuda, vistiò siempre el habiao de Santa Clara, y con èl La Coronica mandò enterrarse. Muriò à los quarenta y dos años de dice, que à su edad en veinte y siete de Mayo del año de mil y tre- 25. de Marcientos y ochenta y uno. Amaba el Rey Don Juan à la zo. Reyna su madre tiernamente; y como el verdadero amor se conoce por las obras, manifestòlo con ellas, honrandola, y sirviendola en la muerte, con la mayor ayuda de Missas, y sufragios, que hasta oy se halla escrita en quantas Fundaciones Reales tiene España, qual es la institucion, y fundacion de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Mandò el Rey llevar el cuerpo de la Reyna difunta à dicha Real Capilla, y que alli le enterrassen con el mayor aparato, y magestuosa pompa, que se pudiesse. Enterraronla al lado de el Rey Don Enrique su marido en urna primorosa. Erigieronla tumulo, y bulto de marmol, y con bien gravadas letras, un epitafio, que dice:

Aqui yace la muy Catholica, y devota Reyna Doña Juana, madre de los pobres, muger del muy Noble Rey Don Enrique, hija de Don Juan, hijo del Infante Don Manuel, la qual en vida, ni en muerte no dexò el habito de Santa Clara, è finò à 27. dias de Mayo, ano de el Nacimiento de nuestro

Señor Fesu Christo de 1381.

Fenecidas las honras, y las exequias, se partiò el Rey à Segovia, sin poder desechar la tristeza, y el dolor de la muerte de su madre. A ley de sino hijo, no se contentò con hacerla cumplir su testamento, ni con derramar muchas limosnas por su alma, sino que quiso que à colta de sus rentas se sundasse una Memoria perpetua, para que eternamente se le estuviessen osreciendo sacrificios, y consagrando oraciones, y sufragios. Lindo capricho de un Rey! samoso dictamen de un hijo, que bien quiere! Acordòse, pues, que en el testamento que otoragò el Rey su padre, en que mandò, que se hiciesse la Real Capilla en la Santa Iglesia de Toledo, donde estaba

R 3.

enterrado, ordenò, y instituyò, que huviesse doce Capellanias perpetuas, cuyos Capellanes celebrassen, y dixessen Missa cada dia, señalandoles para ello buena renta. La qual disposicion no llegò à escêto, ni se hizo mas que la fabrica, y lo material de la Capilla. Aora, pues, para llevar adelante la voluntad del Rey su padre, y mostrar para con la Reyna su madre igual amor, y un algo mas, por lo que la queria mas, à los trece dias de como falleció, instituyò en la Ciudad de Segovia, que huviesse en dicha Real Capilla de Toledo veinte y cinco Capellanes perpetuos, con esta singular, quanto notable advertencia, digna de todo reparo : que los doce fuessen por el Rey su padre; y los trece por su madre. Aqui manifestò el cariño en anadir por su madre un Capellan mas. Mucho debia el Rey Don Juan al Rey Enrique su padre, pues le avia dado el sèr, y le ganò la Corona; pero los cariños de su santa madre, aver mamado sus pechos, aver sido su aya, su pedagoga en tantas peregrinaciones, adversidades, y fortunas, recababan mas afecto, y aun mayor obligacion. Esta fundacion, y privilegio està original en el Archivo de la Real Capilla, cuyo traslado es como se sigue:

"En el nombre de Dios Padre, è Fijo, y Espiritu , Santo, que son tres Personas, y un solo Dios verdade-,, ro, que vive, y reyna por siempre jamàs, y de la Bien-, aventurada Virgen Santa MARIA su Madre, à , quien Nos tenemos por Señora, y por Abogada en ,, todos los nuestros fechos, con todos los Santos de la ", Corte Celestial. Porque entre todas las otras cosas, ,, que son dadas de facer à los Reves, les es dado de ,, facer bien, y limosna, señaladamente por las animas , de su padre, y de su madre, y en remembranza de ,, todos los otros de su linage, que sobre tierra los , dexaron. Por ende queremos, que sepan por este ,, nuestro Privilegio, ò por el traslado de el, signado de ,, Escrivano publico, sacado con autoridad de Juez, ò ,, de Alcalde, todos los hombres que aora son, ò seran ,, de aqui adelante, como Nos Don Juan, por la gracia ,, de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de , Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen,

" del Algarve, de Aigecira, Señor de Lara, de Vizcaya, " y de Molina, regnante en uno con la Reyna Doña ,, Leonor mi muger, y con el Infante Don Enrique mi , hijo, primero heredero en los nuestros Reynos de "Castilla, y de Leon, con gran voluntad, que oviemos " de facer algunas buenas obras, y limosna à servicio, " y honra, y alabamiento de nuestro Señor Jesu Chris-"to, y de la Madre Santa Iglesia, y de todos los San-,, tos, y Santas del Paraíso, y entendiendo, que es à " falud de las animas del Rey Don Enrique nuestro "padre, y de la Reyna Doña Juana nuestra madre, que "Dios perdone: otrosì, que nos alongarà Dios por en-", de los dias de nuestra vida, y por la su gran piedad ", exaltarà nuestra Corona, y la nuestra honra, y nuestro "Estado al su santo servicio, amen. Por ende, ordena-,, mos, y tenemos por bien, que aya de aqui adelante. ,, en la nuestra Capilla, que el Rey nuestro padre man-", dò facer, que Dios perdone, en la Iglesia Cathedral ,, de Toledo ciertas Capellanias, y otras cosas, que en-" tendemos que cumplen para ser mejor servidas, y hon-,, radas las dichas Capellanias; lo qual todo ordenamos, ,, y mandamos, que se cumpla en esta manera, y con es-"tas condiciones, que se signen. Primeramente, que ,, sean veinte y cinco Capellanes, los doce por el dicho "Rey nuestro padre, y los trece por la dicha Reyna "Dona Juana nuestra madre, que Dios perdone. Item, ,, que demos Nos estas dichas Capellanias en nuestra ", vida, y despues de nuestros dias, que los presente el "Gapellan Mayor de la dicha Capilla al Arzobispo de "Toledo, y el Arzobispo que los instituya del dia que "le fueren presentados, hasta diez dias; y si en el dicho ,, termino no los instituyere, que dè el Capellan Mayor ", de la dicha Capilla las dichas Capellanias. Item, que ,, estos Capellanes, que digan en el Adviento, y en la ,, Quaresma tres Missas cantadas cada dia; (z) la una, de ,, Santa Maria , al Alva : la otra , de la Feria , à la Prima; ", y la otra, de Requiem, à la Tercia. Salvo, ende si ,, fuesse fiesta grande, que digan à la Tercia la Missa de ", la fielta, y à la Prima la Missa de Requiem. Y en el ,, otro tiempo, que digan dos Missas cantadas: la una R 4

(z)
Estas tres
Missas se reduxeron à
dos : la de
Prima de
nuestra Senora; y la de
Tercia de
Requiem.

Mudaronse tambien las horas por algunos incon venientes; y assi ha muchos años que se dicen à las ocho de la mañana la de Prima, y luego consecutivamente la de Tercia.

264 Libro tercero, Cap. 4.

(a) Esto de decir las Horas Canonicas, nunca se obfervo fino fo lamente alsif tir todos los Capellanes con Sobrepellices à las dos Miffas cantadas, y al Nocturno de difuntos. que le dice por las tardes, como consta de las Constitucio. nes impressas de la Real Capilla. (b)

La renta de cada Capellan de esta Fundacion, fueron lolos mil y quinientos maravedis, que reducidos à lo que aora valen, montan casi mil ducados, segun el computo de pan, y maravedis, que les pertenece à cada Capellan de las Tercias Reales

na,

", de Santa Maria al Alva; y la otra de Requiem à la ,, Tercia: y que digan las Horas Canonicas cantadas en ", la dicha Capilla, fegun la costumbre de Toledo. (a) ,, Iten, que den à cada uno de estos Capellanes mil y "quinientos maravedis cada año. (b) Iten, que aya en ,, la dicha Capilla dos guardas, y un portero, y que se ", pongan, y de nuestro mandado, y que den à cada uno ,, de ellos ochocientos maravedis cada año. Item, que ", aya un Sacristan, y que lo ponga el Capellan Mayor, ,, y que le den por su trabajo quinientos maravedis ca-", da año. Item , que el Capellan Mayor aya por fu tra-"bajo cada año dos mil maravedis, y que lo ponga-,, mos Nos en nuestra vida ; y despues de nuestros dias, " que sea elegido por el Cabildo de la dicha Iglesia de ", de Toledo, è instituido por el dicho Arzobispo; y si ,, el Arzobispo no lo instituyere fasta los diez dias del ,, dia que le fuere fecha la presentacion, que lo institu-,, ya el Dean, y el Cabildo de la dicha Iglesia de Toledo. ,, Item, que den para cera, y para aceite dos mil mara-,, vedis cada año, y que ardan tres lamparas en quanto ,, dixeren las horas, y de noche, y de dia, en quanto no "dixeren las horas, que arda una lampara, y que ar-,, dan dos cirios de cada tres libras, y dos onzas. Y quan-,. do ficieren Aniversarios por los dichos señores Rey, ", y Reyna, que ardan seis cirios de ocho en el arroba ,, en quanto dixeren las Vigilias, y la Missa. Item, que ,, el dicho Capellan Mayor sea tenido de dàr candelas ,, para decir las dichas horas , y Missas , y cirios para al-", zar el Cuerpo de Dios, y aceite para las lamparas, y lo ,, que fuere menester, por los dichos dos mil maravedis, ,, assignados para la dicha cera, y aceite. Iten, que dèn ,, al dicho Capellan Mayor cada año quatrocientos mara-,, vedis, para reparar los Ornamentos. Item, que el di-,, cho Capellan Mayor sea tenido de dàr cuenta à Nos, ò ,, à quien Nos mandaremos, de los Ornamentos, y de ", las otras cosas de la dicha Capilla. Item, que el pos-", trimero dia de cada mes de aqui adelante en cada año, "para siempre jamàs, que se saga Anniversario en la "dicha Iglesia Cathedràl de Toledo, y que lo fagan ", los Beneficiados de la dicha Iglesia en la dicha nuestra de los Partidos de Oca-22 Capilla, do los dichos señores Rey, y Reyna yacen

Canales, y Rodillas.

,, enterrados, y que se faga solemnemente, diciendo sus na, Illescas, ,, Vigilias ante dia à las Visperas, y otro dia sus Missas ,, de Requiem, segun se debe facer por Rey. Y que el ,, dicho dia que se hiciere dicho Anniversario, que ayan , los Beneficiados de la dicha Iglesia, que à ser acertà-,, ren, docientos maravedis. Item, que à treinta dias del , mes de Mayo de aqui adelante para siempre, por quan-"to el dicho señor Rey finò tal dia, que vengan assi ", al dicho Anniversario à la Vigilia, y à las Missas to-,, dos los Conventos de la dicha Ciudad de Toledo de "los Religiosos: los quales son la Orden de San Pa-,, blo, y de San Agustin, y de la Trinidad, y de San "Francisco, y de el Carmen, y de Santa Catharina, y ,, que cada uno de estos Conventos digan sus Vigilias, y " sus Missas aquel dia, y que les den à cada Convento ,, docientos maravedis; y todos estos maradises sobre-, dichos sean puestos sobre la cabeza de el pecho de ,, la Juderia de Toledo, y que sea comenzado à pagar " à los Capellanes, que han de cantar las dichas Ca-,, pellanias; y otrosì al Capellan Mayor dende el prin-,, cipio de este año en que estamos, de la Era de este ,, nuestro Privilegio, que comenzò el primero dia del "mes de Enero, que aora passò, &c. Dado en la Ciu-", dad de Segovia à diez dias de Junio, Era de mil y ,, quatrocientos y veinte años. Yo Diego Fernandez la "fice escrivir por mandado del Rey. Diego Fernan-, dez.

CAPITULO Va

COMO MURIO LA REYNA DORA LEONOR; y el Rey Don Juan se bolviò à casar con la Infanta Dona Beatriz, bija del Rey D. Fernando de Portugal.

I I E N Vengas mal, si bienes solo, (dice un ada-D gio Castellano) y no ay duda, sino que quien dixo la fentencia, tenia experiencias muchas de los males, y trabajos que suele ir la fortuna eslabonando, y mas quando lleva à alguno de vencida. No avia el Rey Don Juan desahogado el pecho de el dolor de

de su difunta madre; quando otros nuevos cuidados comenzaron à inquietarle. El Conde de Gijon, su hermano bastardo, no cessaba en sus bullicios, y en sus desassossiegos, carteandose, y comunicandose con el Rey de Portugal. Teniendo estas noticias, partio à buscarle. con animo de quietarle, y reducirle. Era bueno el Rey Don Juan, y hasta el nombre le ayudaba à la bondad. Muchas veces perdonò à su hermano estos desafueros; y quando pudiera el Conde, por obligado siquiera, reducirse al deber, apenas se veia perdonado, quando se bolvia à su inclinacion. En fin, el Rey le sue à buscar, y sabiendolo el Conde, se huyò à las Asturias. Fue el Rey en su seguimiento hasta Oviedo, Corte, y Cabeza de aquel Principado. Temiò Don Alonso, y embiò sus mensageros, suplicando al Rey, que queria besarle la mano, y estàr à su obediencia. Acogiole el Rey piadoso, y benigno, y perdonole todo lo passado. Con esto bolviò para Zamora, para apercibir su gente, y ordenar su campaña contra Portugal, por quanto ya aquel Rey le avia declarado la guerra, confiado en la ayuda del Inglès.

Frente à frente se pusieron entre Badajòz, y Yelves los dos Campos de Castilla, y Portugal, para darse la batalla. Cada Exercico se componia de mucha, y buena gente. Con el Rey de Castllla avia cinco mil hombres de armas, quinientos ginetes, con gran trozo de Infanteria, piqueros, y ballesteros. Con el Portuguès iban tres mil hombres de armas, todos Hijosdalgo, personas de obligaciones, que vale uno por tres. El Conde de Cantabrigia llevaba otros tres mil hombres de armas, y tres mil flecheros, y uno, v otro de peones mucha chusma. Estando, pues, para embestirse, no faltaron pechos bien intencionados, que trataron de estorvar la lid, y reducir à paces la discordia. Embiaronse Embaxadores el uno al otro Rey, y hallandose conformes en que se tratasse de ajustes, se reduxeron à que la Infanta Doña Beatriz, hija del Rey Don Fernando, que por via tambien de concordia avia sido desposada antes con el Infante Don Enris que, hijo primogenito del Rey Don Juan, y aun antes de esto, con Don Fadrique, Conde de Benavente, y aun defde los Reyes Nuevos de Toledo. 26;

despues con Eduardo, hijo del Conde de Cantabrigia, que disueltos todos estos desposorios, casasse con el Infante Don Fernando, hijo segundo del Rey de Castilla. Tiraron en esto los Portugueses à que no suesse Rey de Portugal quien lo suesse de Castilla, ni se mezclasse el un Reyno con el otro. De tan atràs le viene à esta belicosa, quanto ambiciosa Nacion, querer tener Rey aparte, y que ningun otro Rey se llame suyo. En esta ocasion, pues, lo ajustaron con paz, mediante el propuesto casamiento. Poco mas adelante, como verèmos presto, lo ajustaron con las armas, y se salieron con ello. En la Era en que estamos, y quando esto se escrive, no sabemos el sin que tendrà el ajuste, pues ha veinte y cinco asos, que se anda en guerras campales, y no ay medio, ni reme-

dio, que se reduzca el rebelde.

Con este assiento, pues, y con bolver el Rey Don Juan al Portuguès unas veinte galeras, que le avia tomado el Almirante Don Juan Sanchez de Tovar, y soltar los prisioneros, que el principal era Don Juan Alfonso Tellez, hermano de la Reyna Doña Leonor, y cuñado del Rey, y muy privado, y con dar Navios para que el Inglès se suesse; con estos tratos se dissolviò la guerra, y los Reyes quedaron muy amigos. Mas toda esta bonanza, en quanto al Rey de Castilla, vino à aguarse en lagtimas, y luto. Apenas partiò el Rey Don Juan de Badajòz à tierra de Toledo, quando llegando a Madrid, cayò en la cama herido de una dolencia, que le maltratò algunos dias: prevencion, quizà, y anuncio de otro mas desapiadado dolor, que le esperaba, y que para tolerarle, le previno lecho. Tuvo, pues, alli nuevas de como la Reyna Doña Leonor su muger avia muerto de parto de una hija en la Villa de Cuellar: mancilla de las mas lastimosas, que aquexaron aquel pecho Real: golpe de los mas desapiadados, que pudo darle la fortuna: sentimiento el mas cruel, que à quien ama, y quiere bien, puede dar la muerte. Era esta hermosa Reyna dignissima de ser amada, virtuosa, honesta, agraciada, entendida, y hermosissima en estremo, y todas estas gracias, y virtudes en veinte y tres años de edad, y criada casi todos ellos al lado de su marido. Discurra, pues, quien

quien sabe sentir, si era causa esta para que un Rev mozo tambien, y amante, hiciesse estremos? Demas de su falta, vèr sin abrigo à dos Infantes tiernos, pedazos del corazon, que lagrimas no daria à los ojos? Hacer memoria, que en poco mas de tres años le avian faltado el padre, madre, y muger, què suspiros, y despechos no arrancarrian del alma? Mandò, pues, que el difunto cuerpo de su amada consorte suesse llevado à la Real Capilla de los Reyes de Toledo, y que al lado de sus padres la diessen sepultura. Con toda Magestad, y funebre aparato se hizo el entierro. Sobre el sepulcro la pusieron su bulto de alabastro, de la edad, y la beldad que la arrebatò la muerte. Està à sus pies el Escudo, y Armas de Aragon, y sobre el un epitafio, que dice de esta suerte:

Aqui vace la muy esclarecida, y Catholica Reyna Doña Leonor, hija del muy alto Rey Don Pedro de Aragon, madre del muy justiciero Rey Don Enrique, y del Infante Don Fernando. Falleció à 13. dias de Septiembre del Nascimiento de nuestro Salvador Fesu Christo de

mil y trecientos y ochenta y dos años.

Yà he dicho hartas veces en este, y en otros de mis escritos (y me afirmo en ello) que las cosas de este mundo son una comedia. Las mismas experiencias nos lo están manifestando, sin que sean necessarios argumentos, ni metafisicas. El que oy està haciendo el papel de un lastimado, le vemos mañana reprefentar al gusto, y regocijo. El que oy estaba de luto, y arrastrando xerga, manana està de galan, y vendiendo bizarria. Hasta en los Reyes, pues, passa esta farsa. Quien pensara, ni dixera; viendo à nuestro Rey Don Juan en los Palacios de Madrid hecho al dolor, cubierto de tristeza, bañado todo en llanto, y embarazando el ayre con suspiros por su querida consorte, y por su cara prenda la Reyna Doña Leonor : quien pensara, digo, que se apagara este sentimiento en muchos, ni en largos años, y aunque lloviera el Cielo hermosuras, se hiciera la voluntad à los cari. ños! Nadie, al parecer, lo pensara, ni lo creyera. Pues porque se vez la inconstancia de este mundo, su encanto;

y su locura, apenas estaba enterrada la Reyna Doña Leonor, su cuerpo aun algo caliente, quando à un brindis, que hizo al Rey viudo, su primo el Rey de Portugal, ofreciendole à su hija por esposa, y engolosinandole con la succession del Reyno, se le olvidò la viudèz, la pena, el sentimiento, y el amor de la disunta, y embaucado yà en memorias de Beatriz, borrò del pensamiento sos recuerdos de Leonor: Que ay que maravillar, que una muger, quedando moza, y viuda, busque segundo marido, si ay hombre, y hombre Rey, que al primer lance se arrima à otro matrimonio. Passò el caso de esta suerte:

Al punto que el Rey Don Fernando de Portugal supo como avia embiudado su primo el Rey Don Juan de Castilla, pareciòle le estaria mas à cuento casar con el à su hija Dona Beatriz, que no con el Infante Don Fernando su hijo, segun estaba tratado; y assi le despacho sus Embaxadores, dandole quenta de este su designio. Yà oigo, que me pregunta el curioso, que supuesto que este Rey de Portugal deshizo sus desposorios primeros de su hija con el Infante Don Enrique, por parecerle à èl, y à los suyos; que no era bien que se uniessen, ni mezclassen las Coronas, ni que quien fuesse Rey de Castilla, lo fuesse de Portugal; y por tanto se hicieron los ajustes con el Infante Don Fernando, por ser hijo segundo; como, pues, aora busca, y elige lo que no abrazò entonces, pues quiere yà, que el mismo Rey de Cassilla sea Rey de Portugal, casandole con su hija? Respondo, que el reparo, y argumento està bien hecho; pero no lo satisfacen, ni explican los Chronistas; ni los Historiadores. Mas à mi sentir ( y passe por mia la congetura ) el designio del Portuguès, llevò mucho fondo, y lo discurriò muy bien. Hallabase muy achacoso, y enfermo; consideraba, que si faltaba èl, quedaba muy arriesgada en fu hija la Corona (como al fin vino à estarlo, y à perderla) y que siendo tan niño el Infante Don Fernando. con quien estaba desposada, pues aun no tenia tres años; mal podia defenderla, y sustentarla; y como sus hermanos los Infantes Don Juan, y Don Dionis de Portugal, que andaban huidos en Castilla, con los mas Grandes del

del Reyno, llevaron tan mal aquel casamiento suvo. con la Reyna Dona Leonor Tellez de Meneses, muger del otro Acuña (que se puso en la gorra el cuerno de oro) por cuyo respecto no miraban de buen ojo à su hija la Infanta, y unica heredera Dona Beatriz, por hija de tal madre, y de tal casamiento, recelariase el Rey, que à falta suya, pretenderia la Corona alguno de sus hermanos, ò que los malcontentos lo harian, con que su hija venia à quedar desheredada, porque el Rey de Castilla no avia de querer empeñarse por causa del desposorio del Infante su hijo, siendo aun de tan tierna edad. Pero dandole à el la novia, y haciendose con el el casamiento, por la ambicion, y golosina de venir à ser Rey de Portugal, mediante ella, la sustentaria la Corona, como cosa propria; y que teniendo succession de su hija; supuesto que yà el tenia legitimo heredero para el Reyno de Castilla, el hijo, ò hija, que tuviesse de ella, seria Rey de Portugal, sin mezclarse, ni unirse el un Reyno con el otro. De las condiciones, que como yà verèmos; puso en el trato, de que teniendo el Rey Don Juan, hijo; ò hija en Doña Beatriz, que fuesse de doce años, avia de cessar el intitularse el Rey de Portugal, sino el hijo, ò hija que tuviesse, se saca por ilacion, que sue su designio lo que dexamos dicho. De suerte, que el Rey Don Fernando no queria, que el Rey de Castilla heredasse à Portugal, sino que al modo que un Obispo de Anillo, estuviesse con el Titulo de Rey, hasta tener hijo, que lo fuesse con renta. Embiò, pues, la embaxada con personages de porte; y aguardò la resolucion.

En el Lugar de Pinto, cerca de Madrid, estaba el Rey Don Juan, convaleciendo de su dolencia, y olvis dando en el retiro las tristezas de la muerte de su esposa (que para estos dos achaques, siempre sue alivio lo desahogado de una Aldea ) quando recibiò las cartas del Portuguès, y viò lo que contenian. Supole à perlas el brindis; y tratando à los Embaxadores con grandes cortesías, y agassajos, les dixo, que consultaria con los de su Consejo la propuesta, y recado de su Rey, y de su primo. Quando un Rey de Castilla tiene gana de la cosa; y se la ven los suyos en el rostro, no ay quien no procura

dars

darle gusto, y irse à su paladar. El partido parecia muy bueno; pero en verdad, que si se mirara mas bien, y las dependencias que tenia aquel Reyno, y lo abanderizadas que estaban las voluntades, le huvieran hecho al Rev Don Juan muy gran servicio en desvanecerle el tal casamiento, pues tan caro le costò de enojos, pèrdidas, y pesadumbres. En fin, el negocio à prima faz, pareciò à todos cosa grande, y al Rey, que yà estaba calado, le pareciò unas Indias, con que despachando à los Embaxadores muy contentos, embiò para assentar el trato las condiciones, y ajustes al Arzobispo de Santiago Don Garcia Manrique su Chanciller Mayor, con poder muy amplio, para hacer, y disponer quanto le pareciesse, hasta efectuar el casamiento. Como el Portugues le conociò la gana, procurò atar muy bien su dedo, como dice la vulgaridad, pactando las condiciones muy en favor de los suyos, y siempre tirando, à que el Rey de Castilla, aun siendolo de Portugal, no fuesse mas que una sombra. Los capitulos fueron estos: Lo primero, que no teniendo el Rey Don Fernando de Portugal, hijo varon, heredasse el Reyno, despues de sus dias la Infanta Doña Beatriz, y que entonces, casando con ella el Rey Don Juan de Castilla, se pudiesse llamar Rey de Portugal, Reparese, en que no dice, que lo fuesse, sino que se llamasse: Porque era la segunda condicion : que despues de la vida del dicho Rey de Portugal, la Reyna Doña Leonor su muger, y madre de la Infanta Doña Beatriz, quedasse por absoluta Governadora del Reyno de Portugal, todo el tiempo que viviesse, y que ella huviesse poder de tomar los omenajes, ò quitarlos de las Plazas, y Castillos, hacer justicia, y labrar moneda. El qual govierno huviera de durarle, hasta que el Rey Don Juan, y la Rey na Doña Beatriz huviessen hijo, ò hija de doce años; y que entonces, quedasse todo el mando, y poderio en el tal hijo, ò hija, que assi de ellos naciesse, y que cessasse luego el Rey de Castilla de llamarse Rey de Portugal. Vayasse reparando, y se verà, como he dicho, que al Rey de Castilla, no se le daba con este casamiento, sino un titulo honorifico sin renta, ni vassallos, y sun esto al quitar, en teniendo hijo mayor. Con que no me espanto, que los Portugueses de una, y otrà parcialidad, viniessen bien à ello, pues de qualquier modo les quedaba Rey, ò Reyna Portuguesa, que los governasse, y el de

Castilla solo por Rey de Comedia.

Con los pactos, y capitulaciones referidas, se ajusto: y se firmò este desposorio. Juraron los tratos ambos Reyes, y todos los Grandes de uno, y otro Reyno, siendo, como queda dicho, el Arzobispo de Santiago, quien hacia las partes del Rey de Castilla, el qual le embiò à des cir, como quedaba yà desposado, en virtud de sus poderes, con la Infanta Doña Beatriz, y ella apellidada ya Reyna de Castilla. Dixole assimismo, como las bodas que daban concertadas, que fuessen en la Villa de Yelves, d' en la Ciudad de Badajoz. Holgose en estremo el Rey de lo uno, y de lo otro; y empezò à apercibir con grande diligencia la obstentacion, que era necessaria para tales vistas. Convocò para Badajòz muchos Prelados, y à todos los Grandes, y Cavalleros de su Reyno, y à muchas damas, y señoras, para que acompañassen à la nueva

Reyna.

Por estàr el Rey de Portugal algo apretado de sus achaques, no pudo venir à Yelves à las bodas. Vino empero la Reyna Doña Leonor su muger, y madre de la novia, obstentando la gala, y bizarria de kermosa, de que se preciò siempre. El Rey Don Juan, yà yerno suyo, saliò de Badajoz à recibirla. Vieronse los dos en Yelves, y alli se hicieron los desposorios con la Infanta Doña Beatriz; tan agraciada, y hermofa, como su madre; pero mas honesta, que esta ventaja la hacia. Ardiose la Villa aquella noche en fuegos, y luminarias. El dia fue todo fiestas. Todos los Grandes señores de Castilla, y Portugal, con mascaras, y juegos, celebraron la alegria. El Rey Don Juan, à fuer de mozo, galàn, y enemarado, joyò muy bien à la novia: Diòla una Corona de oro, toda esmalta; da de preciosas piedras: otra cubierta de perlas, y aljosar; sin esto, gran cantidad de perlas, diamantes, muchas joyas, y fortijas: y hasta una guirnalda de esmeraldas, que avia sido de su primera muger la Reyna Doña Leonor, por ser joya primorosa, y de sumo precio, se la puso en su cabeza, obsequioso, y liberal. Hechos, y

de los Reyes Nuevos de Toledo. 273 celebrados los desposorios en Yelves, luego à otro dia partiò el Rey à Badajòz con su desposada, y alli se velò con ella, con no menos regocijos, siestas, y alagrias.

## CAPITULO VI.

EN QUE SE TRATA DE LAS CELEBRES Cortes de Segovia, y de la famosa, y nueva ley, que el Rey Don Juan bizo en ellas; de los alzamientos de Don Alonso su bermano, y muerte del Rey de Portugal.

UNA novedad la mas heroyca, y christiana; una inventiva la mas catholica, y grande, de quantas al Rey Don Juan le pusieron timbre, y le anadieron grandeza, y por donde puede gloriarse mucho del renombre de Rey Nuevo, fue la ley, que hizo en Segovia, teniendo alli sus Cortes, despues que casado, y veiado en Badajòz con su segunda esposa, se partiò à aquella Ciudad. Alli, pues, instituyò, ordenò, y mandò, que de alli en adelante, no se pudiesse en las escrituras, y contratos, la quenta de la Era del Cesar (como tantos siglos, y centenares de años se avia usado en toda la Christiandad, y en todo el Orbe) sino que se contasse desde el Nacimiento de nuestro Senor Jesu Christo, y que se empezasse desde el dia de la Natividad de aquel año, que vino à ser el de mil y trecientos y ochenta y tres. Nadie ha de negar, que no fue un pensamiento heroyco, y un motivo excelente; yà suesse capricho del Arzobispo de Toledo Don. Pedro Tenorio, de quien hemos hablado algunas cosas, ò yà fuesse inventiva del mismo Rey Don Juan, ò de otro ingenio: al Rey que hizo la ley, se le debe la alabanza, el lauro, el agradecimiento, y el aplauso. Cosa rara, y muy de ponderar, que tantos Reyes, Emperadores, y Principes Christianos, se huviessen regido, y governado por los años, y la cuenta de un Gentil, bien que hombre grande, y no huviessen caido en la cuenta de el Nacimiento de un Dios Humanado por los hombres. Que en honra del Cesar contassen por sus años las Naciones Gentiles, y las que le eran afectos, no avia que espantar; pero

274 Libro tercero, Cap. 6. ro que Reyes Christianos, que han sabido, y han creido

lo que và de Dios à Cesar, de Jesu Christo à un Gentil, se dexassen llevar de la comun corriente, ò inadvertidos, ò medrosos, por espacio de mil y trecientos y ochenta y tres años, es cosa que pasma, y que causa admiracion. En fin, nuestro Rey Don Juan Primero de Castilla, fue quien en Segovia emprendiò este hecho, y se coronò con esta hazaña; pues quando no huviera hecho otra cosa, (c) Ay quien era para que las edades le tributen siempre elogios. (c) dice, que en El fue quien borrò de tanto archivo, de tanto protocolo la memoria de Octaviano, que está en el infierno, y ha hecho, que se llenen de memorias, y recuerdos, de quien se humanò à ser hombre, y vive en el Impireo. Con novedad tan feliz, tan excelente, què mucho, que la fama vista al Rey Don Juan de nuevo, y que le apellide assi? Abrazòse esta ley con tanto gusto, jubilo, y alborozo del Pueblo, que no folo los hombres de papeles, • sino hasta los niños de la escuela, las damas en sus estrados, el oficial en su oficio, y en su aldea el Ladrador, todo era numerar, contar, leer, y escrivir los años, y las edades del Nacimiento de Christo. Si qualquiera novedad

Valencia se comenzò ances de esta ley á contar por los años de Christo.

> En establecer esta, y otras muchas leyes, estaba el Rey bien ocupado las horas, que los cariños de la Reyna daban treguas, quando le llegò correo à toda prisa, dandole cuenta, como el Conde Don Alonso su hermano, usando de sus malas mañas, y desasueros, se avia alzado en su Villa de Gijon, y que desde alli bastecia, y pertrechaba las demàs fortalezas de su Estado. Mala bestia es un ruin natural, aunque cayga en el Principe mas grande. Una mala inclinacion, sea de este, ò de aquel vicio, no podrà quitarla, ni atajarla, sino es el poder Divino: Ni por bien, ni por mal, ni con el alhago, ni con el azote, bastaran humanas fuerzas. Saliò este Principe inquietissimo en estremo, altivo, y reboltoso, con que sa falta de su nacimiento, su mismo proceder se la daba en cara. Su padre el Rey Don Enrique padeciò mucho con èl, aunque le casò con hija del Rey de Portugal, tambien bastarda, pero merecedora del mas ilustre empleo,

aplace al gusto, què mucho, que novedad tan Catholica;

causasse placer en todos?

de los Reyes Nuevos de Toledo.

y aunque le hizo Conde, y le diò Estados, no le podia tener quieto. El Rey Don Juan su hermano, en vez de tener en èl un compañero, un amigo, un hermano, tuvo siempre un enemigo. El se comunicaba, y carteaba con sus contrarios; èl se hacia à su vanda en viendo la suya; èl en fin rebolvia la feria las mas veces. Aviale perdonado sus travesuras en hartas ocasiones, de que hemos tocado algo; mas no por esto se le conocia la enmienda. La que descubriò, fue levantarse por Rey, y à la manera que los primeros Reyes de Asturias, levantar sus Pendones en Gijon. Notable desverguenza! Despachò el Rev Don Juan á toda diligencia à su Adelantado Mayor de Castilla ; y à Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado de Galicia, y à su Camarero Mayor Pedro Fernandez de Velasco, para que con toda la gente que pudiessen juntar, acudiessen à apagar aquella llama. Hicieronlo assi, marcharon à las Asturias, y pusieronse sobre Gijon. Fue luego tambien el Rey en su seguimiento con otro mayor trozo de Soldados, considerando, que semejantes lances necessiran de arajarse presto. Cercaron, pues, al Conde en Gijon , el qual viendose apretado , y sin esperanzas de remedio, acogiòse al sagrado, que solia, que era à la piedad del Rey su hermano. Esta piedad, que tantas veces usò con el, era quizà quien le danaba; que la clemencia en desagradecidos, es muchas veces dañosa. Saliò, pues, de Gijon, y fuese à los pies del Rey, con las zalemas, y ademanes de rendido. Pidiò, que le perdonasse, haciendo muchas ofertas. La bondad del Rey Don Juan, nunca aspiraba à venganzas; daba credito à todo, y perdonaba benigno. No solo perdonò al Conde, sino à todos los que se avian mostrado de su parte; y esto hecho, bolviòse por sus jornadas à Castilla.

No avia bien el Rey passado los Puertos, quando llegando à la Villa de Torrijos, cerca de Toledo, con intento de passar à la Andalucia, le llegaron nuevas, como avia muerto el Rey Don Fernando de Portugal, su primo, y su suegro. Escrivieronselo assi muchos grandes personages, brindandole, y aun pidiendole por merced, que al instante, y sin dilacion alguna, suese à tomar la possession de aquel Reyno, que heredaba por su muger

la Reyna Doña Beatriz. Y es de notar, que quien primero le escrivió este aviso, y quien le llamaba, que à toda
prisa suesse a gozar la Corona, era el Maestre de Avis
D. Juan de Portugal, hermano bastardo del Rey disunto.
Quien tal imaginara! Ni quien le dixera, que embiaba
à combidar con el laurèl, que avia de ser suyo! O juicios
celestiales! Y, ò perezas de los Principes; pues por ellas
han perdido tantos la Corona! O razones de estado, de
consultar, se pierde el lance, dandose lugar à que discurra,
y se arme el enemigo! Sangre dà la pluma, en vez de tinta, quando considera lastimada, que casi por los mismos
filos, que perdiò el Rey Don Juan à Portugal entonces,
se ha perdido el conquistarlo en esta Era. Cotejelo el cu-

rioso, mientras yo prosigo.

En lugar, pues, de con los brindis, que hacian à nuestro Rey los Portugueses, y entre ellos el personage de mas cuenta, que era, como he dicho, el Maestre de Avis, y èl bastara solo ( y como si bastara ) en vez, pues, digo, de ir con los Grandes, y gente, que se hallaba à toda diligencia à estimar, y agradecer con cariños, y mercedes la mucha que aquel Reyno le hacia, premiando, y agassajando à los principales del, derramando cargos, titulos, y oficios: En vez, pues, de esto, el Rey harto mal aconsejado, se partiò para Toledo, en donde aviendo hecho las exequias por el Rey difunto; como si se hallara en Lisboa, tomò las armas de Portugal, ingiriendo entre sns Castillos, y Leones las cinco preciosas Quinas. De suerte, que sin aver grangeado, ni acariciado las voluntades del Reyno, y Reyno tan finchado, y tomado de la honra, empezò à llamarse Rey de Portugal: y para aderezarlo mejor, ò echarlo mas à perder, mandò poncr preso en el Alcazar de Toledo al Infante Don Juan de Portugal, hermano legitimo del Rey difunto, que como queda tocado, se avia venido à Castilla, por no poder sufrir à la Reyna su cuñada, ni querer obedecerla como a Reyna.Y la culpa, y la causa de esta prisson, no era otra, mas que recelar, no quisiessen algunos de Portugal alzarle por Rey, contra el derecho de la Reyna su muger Dona Beatriz: recelos, que como hemos dicho, pudieran

de los Reyes Nuevos de Toledo. 277 curarse con el cariño, liberalidad, y cortesía. Demás de esto, hizo juntar toda la gente de guerra, que le sue posfible, figuiendo el parecer de los que decian, que aunque el Rey suesse de paz, era bien, que llevasse un buen exercito para su resguardo. En la Villa de Montalvan passaban estas consultas, divididos en varios pareceres los Consejeros, y Estadistas: Unos decian, que segun los tratos, y condiciones, que se pusieron quando el casamiento del Rey Don Juan con la Reyna Doña Beatriz, no podia el Rey, so pena de perjuro, entrar en Portugal, por quanto la Reyna Doña Leonor quedaba por absoluta governadora, hasta que tuviesse el Rey algun hijo, que suesse de edad competente; y que assi no sería bien contado, que entrasse con gente de guerra, alborotando los animos, y molestando los Pueblos: Otros decian, que se entrasse en paz, y sin gente de armas, haciendo confianza de la nobleza Portuguesa: Otros replicaban, que era entrarse el Rey en notorio peligro, y que para no errarlo, se fuesse à Salamanca, y desde alli embiasse sus Embaxadores, y tentasse el vado de la tinta, y parecer que estaban las voluntades: Que les ofreciesse à los Portugueses, que estaba presto de guardar, y cumplir todo lo pactado; y que si en quanto al govierno gustaban de hacer alguna mudanza, que guardandole à el su derecho, vendria en todo lo que quisiessen: Que para este ajuste, embiasse el Reyno sus Embaxadores à Salamanca, y que alli se haria todo muy en gusto suyo: Que à los tales Embaxado res hiciesse el Rey muchas honras, y les repartiesse joyas, y mercedes. Estos, en mi sentir, aconsejaron lo mejor, si bien yà la cosa iba tardìa; y allà en Portugal, con las sonadas de guerra, y con la prisson del Infante Don Juan, que el Rey avia mandado hacer, andaban muy alborotados los animos: Otros, preciandose de mas sabios, ò por ser de mas vivos naturales, dixeron, que el Rey no debia passar por las capitulaciones, que se hicieron, de quedar la Reyna Portuguesa por Governadora, porque era contra el honor, y derecho del Rey, por quanto por la Reyna su muger, heredera legitima, se transseria en el todo el govierno; y que assi, sin andar en cortesias, ni en cumplimientos, era lo mas conveniente, que

**S** 3

el se entrasse de mano armada en Portugal, como en Reyno, y casa suya, y se apoderasse de el por suerza, ò por grado. Quadrole mas al Rey este parecer, y errolo de to-

do punto, como despues veremos.

Dicen, que el que es danzador, en oyendo el tamboril, no puede contener las mudanzas; assi el Conde de Gijon Don Alonso Enriquez de Castilla, como su natural era tan inquieto, al punto que con la muerte del Rey de Portugal viò el rnido, y rebuelta de la feria, bolviò à sus malas mañas, y à querer pretender un pedazo de Corona, ò alguna entera de las dos. Comenzòse à cartear con algunos Portugueses, aquellos que le parecia à èl, que hacian punta à la pretension del Rey su hermano. No fueron estos tratos tan ocultos, que dexassen de llegar à oidos del Rey. Sintiòlo con todo estremo, y considerando, que si el Conde se metia en Portugal, le avia de ser fuerte enemigo, sin escuchar sus escusas, ni descargos, mandò prenderle, y ponerle en el Castillo de Montalvàn; y pareciendole, que alli estaba poco seguro, mandò, que le remudassen al Alcazar de Toledo, y que el Arzobispo Don Pedro Tenorio se encargasse de guardarle. Demas de esto, le confisco todos sus Estados, quanto renia en Asturias, adjudicando parte de ello para la Iglesia de Oviedo, y parte para su Camara, que sue quitarle los bnelos, y la pluma: castigo merecido de sus inobediencias. El Arzobispo de Toledo hizo tan buen Alcayde ( sabian bien lo que importaba) que removiendole del Alcazar al Castillo de Almonacid, le tuvo alli mucho. tiempo. Despues de muerto el Rey Don Juan, en tiempo de su hijo el Rey Don Enrique, se sue huyendo à Francia. Siguiòle el Rey por medio de sus Embaxadores, y. pusse: ron su querella contra el, ante el Rey Frances; y vistose el pleyto, fue dado por aleve, y como à tal, se mandò, que ninguno de sus Reynos le diesse favor, ni ayuda; con que vino à acabar miserablemente, desterrado, abatido,

menospreciado, y pobre: paraderos, que acarrea un natural travieso al Principe

mas grande.

de los Reyes Nuevos de Toledo. 279

## CAPITULO VII.

DE COMO EL REY DON JUAN ENTRO en el Reyno de Portugal, y por mal aconsejado, no fue dueño de todo.

Adeado el Rey Don Juan al consejo, y parecer de los que le decian, que entrara en Portugal bien apercibido de gente de guerra, partiò desde la Villa de Montalvan, donde avia sido la Junta, y fuesse à Plasencia, llevando consigo à la Reyna Dona Beatriz su muger, para desde alli disponer la entrada. El Obispo de la Guardia, Chanciller que era de la Reyna, y que se le diò el Rey su padre, quando se vino à casar, para Consejero, y Secretario suyo, hombre bueno, y de muy sana intencion: Este, pues, ofreciò al Rey, que le pondria en sus manos aquella Ciudad, donde el era Obispo, con certeza que tenia, que todos sus Ciudadanos, como amigos suyos, y de su faccion, lo tendrian à bien. Pareciòle al Rey, y à los que eran de este sentir, que con tener yà por suya aquella plaza, era como tener tomada posses, fion del Reyno; y assi, despachando al Obispo delante, para que previniesse à los Ciudadanos, dispuso su jornada con solos treinta hombres de armas, que le acompanassen, por no entrar en son de guerra. Fue recibido del Obispo, con toda la Clerecia muy solemntemente, y la Ciudad hizo al tanto su deber; pero el Alcayde de el Castillo, no le saliò à recibir, ni quiso darle la obediena cia: harto mal anuncio. De aquella Comarca, que se llama la Vera, acudieron algunos Cavalleros, y le hicieron omenage, jurando haber por su legitima Señora à la Reyna Doña Beatriz, y à el por Senor, como marido de ella. Estos fueron Vasco Martinez de Ácuña, y Men Vazquez su hijo, y Martin Alonso Merlo, Alvar Gil de Caravallo, y el Alcayde de Almoyda. Pero al hacer la jura, anadieron un conque, de que se avian de guardar los tratos, que se hicieron al tiempo del casamiento; porque de orra suerte, encargaban sus conciencias. Siempre tiraban à tener Governador de su nacion, ò Rey que S4

lo fuesse solo fuyo; en fin, pedian justicia, segun mas sana opinion, aun de los nuestros. No se agradaron de la acogida que les hizo el Rey, porque entendieron les hiciera mas cariño, y mejor recibimiento, y aûn, que les diesse algo. En todo se erraba, desde los principios; pues claro està, que si fuera el Rey mañoso, avia de hacer mil agassajos à todos los que le fueran dando-la obediencia, derramando algunas dadivas, y ofreciendo por lo menos mercedes, y memorias; que si, como dice el adagio, dadivas quebrantan peñas, mejor ablandaran corazones Portugueses. Era nuestro Rey Don Juan (aunque era bueno) hombre de pocas palabras, nada zalamero; manso sì, y asable, pero poco activo; y ay casos, y mas en el que vainos, en que ha menester un Rey esparcirse, humanarse, y hacerse à los rendimientos. Bien considero, que aquellos que le aconsejaban, que entrasse con estrepito de guerra, y obstentando el ser Rey de Castilla, no vendrian bien en que se hiciesse del rendido, ò del menesteroso; fino antes le dirian, quizà, que se mostrasse magestuoso, y grave, para meterles miedo, como si los Portugueses, al passo que se derriten al cariño, no supieran al despego, rebentar de gravedosos. En fin, los que vinieron à dar la obediencia, se fueron descontentos. Passaria la palabra (quien lo duda) y de boca en boca llegarian à Lisboa las nuevas, à inquietar los animos mas de lo que estaban: Unos declarados, y otros à lo encubierto, no quisseran que la Reyna Doña Beatriz huviesse el Reyno, por estar casada con el Rey de Castilla: la plebe, y el comun seguian este rumbo, peto como no tenian cabeza à quien arrimarse, sentianlo, y callabanlo. Los Grandes, que podian facar la cara, no se atrevian, hasta ver causa que los motivasse. Estabanse rabiosos, y encogidos.

El Maestre de Avis, aunque, como diximos, sue de los primeros que brindaron al Rey Don Juan con la pose sersion de la Corona, reparando con su sagacidad (que tra ingenioso, y astuto) en los semblantes de los mas del Reyno, y lo mal que abrazaban admitir, y tener Rey Castellano, empezò como à grangear las voluntades, y para ello tomò un medio extraordinario. Fue el

Que

caso, que muchos, y aun los mas señores del Reyno de Portugal, querian mal al Conde de Uren Don Juan Fernandez de Andeyro, Cavallero de Galicia, muy querido del Rey Don Fernando, aunque mas querido de la Reyna, pues se rugia en la Corte, y en Palacio, que era su galan. Notable desemboltura, hacer infame à un Rey con un vassallo, quando à ella de vassalla, y dama particular la avia el Rey hecho Reyna! Liviandad por cierto digna de qualquier castigo! No sue poco el que mirò à sus ojos, si era el caso cierto. Como quien padece la afrenta, es quien mas lo ignora, yà fuesse por los bue; nos servicios del Gallego, yà por la privanza que alcanzaba con la Reyna, diò el Rey en favorecerle, y en llenarle de mercedes : hizole Conde de Uren, y diòle otras muchas honras, pagandole con estas gratitudes su ingrata correspondencia. Como muriò el Rey, y viò el tal Conde, que la Reyna su señora (llamemosla assi, que otro nombre merecia) quedaba con el govierno, juzgabase èl (claro està) casi Rey de Portugal. El estaba rico, y poderoso, luego se le anadia la privanza con quien avia de mandar, quien que le hablasse? Por su inchazon, y por sus malos tratos, querianle de muerte los mas señores. Pareciendole, pues, al-Maestre, que haciendo con este Conde una salida, se lo avian de tener todes à bien, y estimarle por hombre de valor, resolviose à ello, y dispusose à matarle. Quien pensara que por este medio viniera à conseguir este Maestre, lo que aun èl no imaginò? Y si lo imaginò, notable capricho sue el suyo. Un dia, pues, llevando de escolta quarenta hombres armados, por lo que podia suceder, se sue à Palacio, llegò al quarto de la Reyna, en que estaba ordinariamente à quien buscaba. Apenas encontrò al Conde, quando metiendo mano, le hiriò de una fiera cuchillada. Assi mal herido, aturdido, y pasmado, se retirò mas adentro, adonde estaba la Reyna; mas antes que pudiera socorrerle, ni interceder por èl, alcanzòle otra estocada; que le tirò otro Cavallero, llamado Ruy Pereyra, de la qual vino à caer à los pies de la que tanto le queria, rebolcado entre su sangre, y despidiendo la vida en los ultimos alientos. Caso lastimoso, y tragedia notable!

Quedese al discurso lo que ay ent ponderar en ella, pues lo menos era el desasuero de en un Palacio Real, y à ojos de una Reyna, matar à un Conde, à un Privado, que aunque suera à un escudero, pareciera atròz delito. Pero matarla al amado, al dueño de la voluntad, al idolo del amor, y aver de llorarlo, y de sentirlo, sin dara lo à entender por tal, golpe muy desapiadado sue, y solo el desahogo de la Reyna Doña Leonor Tellez de Meneses pudiera tolerarlo. Comunmente mugeres que pecan de este achaque, no se mueren à estas muertes.

No parò aqui la fortuna del Maestre, sino que vino con este hecho à experimentar la cabida que tenia con los de su Nacion, y lo que podia asianzar de ellos. Esto segun la voz que saliò por las puertas, y ventanas de Palacio, que en breve instante sonò por toda Lisbon, publicando con alaridos, y grita, ai contrario de lo que avia passado, de que el Conde de Uren avia dado la muerte al Maestre de Avis. Alborotose à esta nueva de tal fuerte la Ciudad, que grandes, y pequeños, cada qual con las armas que se hallaba, ò con las que le daba la priessa, que tomasse, en alboroto confuso de voceria, y estruendo, sueron al Palacio de la Reyna à querer pe; garle fuego, y marar à quantos en èl estaban, si no les daban cuenta de su Maestre de Avis. El qual, viendo la confusion, y escuchando las voces, se assomo à una ventana, adonde todos le viessen, y con el placer, y estimacion de ver aquellos afectos, les dixo; Amigos, y hijos mios, quietaos, que yo vivo estoy, para estimaros, y serviros esta voiuntad, que os debo. Templaos en vuestro furor, y sossegad las armas.

Aqui fueron las alegrias, y voces con mayor excesso, de vèr vivo à su Maestre; y à imitacion suya, viendo que el avia muerto al Conde de Uren, que era de parte de la Reyna, como se hallaban yà encaprichados de locura, y tomados del suror, quisieron hacer lo propio con todos los que se ladeaban à la parte de Castilla. Y aunque el Conde de Sintra Don Enrique Manuel, tio carnàl del Rey disunto, y del Rey Don Juan de Castilla, hermano de las dos Reynas Doña Juana, y Doña Constanza de la Cerda: aunque este señor, pues, acom-

de los Reyes Nuevos de Toledo. 283

pañado de algunos Cavalleros, avia levantado el Pendon Real de las Quinas en la Rua Nova de Lisboa, diciendo: Portugal, Portugal, por la Reyna Doña Beatriz; con rodo, no fue bastante esta ceremouia para que se quietassen, ni la Nobleza, ni el comun: antes bien escarapelados, rabiosos, y enfurecidos, sabiendo que el Obispo de Lisboa Don Martin, natural de Zamora, muy querido que avia sido del Rey Don Fernando, hacia con mucho esfuerzo las partes de Castilla, teniendo yà esto por gran crimen, fueron à sus casas à buscarle. Temiò el Obispo el suror, y retraxose à una torre de la Iglesia, donde avia alguna gente de guarda; pero ni el Sagrado, ni su gente, fueron bastantes à reprimir la ossadia de un Pueblo amorinado. Entraron à fuerza de armas, y mataronle à estocadas, y luego le arrojaron de la torre abaxo: horrendo, y lastimoso sacrilegio! La Reyna viuda Doña Leonor, temerosa que con ella hiciessen otro tanto, quando por Governadora avia de mandar echar mano del Maestre, y de los que ayudaban à aquellas demasias, quiso antes ponerse en cobro, y sujetarse à la merced del que yà era dueño de toda la Ciudad. Hablò con el Maestre, y pidiole por partido, que la dexasse salir de Lisboa, en tanto que aquellas cosas se quietaban. Vino el Maestre en ello, con que à toda priessa desamparò la Ciudad, y fuesse casi huyendo à Santarèn, sentida. lastimada, y llorosa, quanto puede pensarse. Desde alli, tomando tinta, y papel, y medio borrando con lagrimas las letras, le escriviò al Rey de Castilla su yerno, que estaba en la Guardia, una carta de esta forma.

CARTA DE LA REYNA DOÑA LEONOR Tellez de Meneses, viuda del Rey D. Fernando de Portugal, al Rey Don Juan de Castilla.

A I dolor, y sentimiento es de manera, que no puedo explicarlo con la pluma. Las causas que me han dado para ello, lo diran bastantemente, junto con los portadores à quien esta sio, que como testigos de lo que ha passado, diran muy bien la verdad. En mi Palacio mismo, en mi misma recamara, delante de mis mif mismos ojos, el Maestre de Avis ha muerto à puñaladas al Conde de Uren, solo porque hacia mis partes, y las de V. Magestad, y de mi hija. Con el mismo suror, y desacato han muerto en su misma Iglesia al Obispo de Lisboa, sin mas delito, que ser asecto nuestro. Viendo semejantes demasías, me he venido à Santaren, desde donde doy cuenta à V. Magestad de lo que passa. Yo me hallo muy ofendida del Maestre, y quisiera despicar mi agravio, y mis enojos; y assi ruego à V. Magestad con todo encarecimiento, que vista la presente, se parta al instante para esta Villa, donde hablarèmos, y dispondremos lo que fuere mas de vuestro servicio. Que aunque los alborotados no quieren admitir por Reyna de Portugal à mi hija Doña Beatriz, y muger vuestra, ni à vos, señor, os quieren por Rey, las armas, y la justicia domaran su orgullo, y castigaran su desacato. Hermanos, y parientes poderosos tengo en Portugal, que bolveran por mi causa. Esta Villa de Santaren, que es la Plaza mas fuerte, y la mas noble del Reyno, no nos puede faltar. Con que no resta mas de que V. Magestad abrevie, y acelere su camino. Santaren, y Enero de mil trecientos y ochenta y quatro.

Esta era la sustancia de la carta, la qual vista por el Rey, y comunicadola con los que con el estaban, se alegrò mucho de oìrla, pensando que con aquellas turbaciones avia de mejorarse su partido. O, que mai lo discurria! Si antes que el vulgo se huviera descarado, ni huvieran hecho cabeza, èl se huviera entrado en Lisboa à pie, y aun descalzo, como dicen, suera señor de todo. pues que el mismo Maestre Don Juan de Avis era quien le llamaba. Pero yà el mismo Maestre, declarado competidor, què esperanzas se podian tener? O, lo que llorarian, y sentirian esto aquellos, que en Montalvan decian, y aconsejaban lo mejor! Llorarian lo que han llorado en nuestros tiempos los que el año de quarenta, quando se alzò el mismo Reyno, dixeron, y aconsejaron, que con toda diligencia se suesse à apagar aquella llama. Siempre la diligencia (dice acà un refran) es madre de la buena ventura; y assi, si de paz, ò de guerra, al punto que fue llamado, acudiera el Rey Don Juan à tomar su possession, se ahorrara de batallas, y ganàra la Corona. Fue, pues, lo bueno, que en vez de enderezar lo errado, acabaron de echarlo à perder con otro desatino, que le juzgaron acierto. Partiò el Rey de la Guardia à Santaren, por ver, y consolar à su suegra. Hallòla hecha un mar de llanto, bien assi, como Reyna, viuda, hermosa, y ofendida; consolòla quanto pudo, y ofreciòse muy vengador de sus ofensas. Comunicaron el estado de las cosas, y què medios, y caminos podian tomarse. Los que se preciaban de mas entendidos, despues de muchas consultas, dixeron, que el medio mas eficaz para poder el Rey facar la cara con mayor pretexto, era, que la Reyna Doña Leonor le renunciasse el govierno que tenia, con que con esto vendria à quedar por Rey absoluto, sin dependencia de nadie. Linda boberia! No le querian por Rey, aun aviendo governadora Portuguesa; y querrianle por Rey, y Governador! La quenta sin la huespeda: (como dice la vulgaridad) solo dudaban, si la Reyna vendria en ello, pues era quedarse sin autoridad, sin mando, y sin señorio. Dieronselo à entender, y hizo la renunciacion con mucho gusto, à que el Rey se le mostrò en sumo grado agradecido; pero mal se lo pagò, como veremos adelante. Hallabase la Reyna con muy poco calor de los Naturales: veía lo avanderizadas que estaban las cosas: pareciòle que solo el poder de un Rey de Castilla, y yerno suyo, erà bastante para el buen logro: juzgaba, que siendo èl Governador, ella lo seria tambien, y mandaria; y assi, sin ponersele nada por delante, condescendiò con la voluntad de los que propusieron aquel medio. Y mas, que no solo renunciò el govierno, fino que le diò al Rey ricas, y famosas joyas, prendas algunas de las que un Rey amante, y marido suyo, la feriò algun dia: de suerte, que alargò la gracia, y puso encima dinero.

Contentos, y gozosos quedaron con este hecho el Rey Don Juan, y los que le dieren el arbitrio, sin reparar, que ninguno sue tan desacertado, ni nocivo, como este; porque apenas lo supieron en Lisboa los malcontentos, quando si antes mostraban odio al Rey estraño, aora escupian pesadumbres, y vomitaban bolcanes. Co-

lorian su encono, y mal querer, con publicar à voces, que se avia quebrantado lo pactado, y jurado por ambos Reyes, y Reynos, de que el govierno de Portugal no avia de estàr jamàs en el Rey de Castilla, sino en la Reyna viuda, hasta que el Rey Don Juan tuviesse en Doña Beatriz hijo de edad competente; y que assi, pues se rompian los tratos, ellos buscariau Rey propio, que los governasse. Que el Infante Don Juan, que contra razon, y justicia tenia el de Castilla restado, y preso en Toledo, à esse querian por Rey, y Governador de Portugal, como hermano legitimo que era del Rey Don Fernando; y que en el interin que iban à sacarle de la prisson, governasse por el Don Juan, Maestre de Avis, hermano suyo, pues ninguno en Portugal lo merecia mejor. Quitabase mas la mascara la desverguenza, y al modo que el mal hablado, en calentandosele la boca, corta, y hiere el credito mas puro, decian en corrillos, y aun lo echaban en las plazas, que Dona Leonor Tellez no era Reyna, ni su matrimonio avia sido valido, pues era vivo su marido, à quien la quitò el Rey, llevado de su hermosura, ni su calidad era para igualar à un matrimonio Real; y que assi, por el consiguiente, su hija Doña Beatriz era bastarda, y no podia succeder en la Corona. Que si la avian jurado, sue por no disgustar al Rey su padre. Luego se espantaran personas de menos cuenta, quando el vulgo maldiciente las murmura, y pone faltas, yà en su nacimiento, ya en su linage, si una Reyna de Castilla, y legitima heredera de Portugal, no està segara. Con estas hablillas, pues, con estos rumores crecia mas la saña en los alborotados; y para mover mas al Pueblo, y atraer à sì à los que eran de parte de la Reyna, y à los que estaban neutrales, sacaron un Pendon, con las Quinas de Portugal, y pintado à la otra parte al Infante Don Juan, preso, y puesto en cadenas, lastimado, y triste, del modo que estaba en el Alcazar de Toledo. Con grita, y alboroto iban publicando por las plazas, y cantones; que aquel era su Rey, y que miraran como le tenian. El que acaudillaba esto, era el Maestre de Avis: todo maña, todo astucia, para grangear para sì parte del govierno; y fue tan dichoso, que vino por remate à

De los Reyes Nuevos de Toledo. 287

ceñirse la Corona. Toda esta mocion, todo este levantamiento, todo este vaya, vaya, libertad, libertad, naciò del mal consejo de que renunciasse la Reyna el govierno en el Rey de Castilla. Con que concluyo, que por mal aconsejado en esta, y en otras dos ocasiones, perdiò el Rey Don Juan aquel Reyno.

## CAPITULO VIII.

DE COMO SE ENCENDIO LA GUERRA entre Portugal, y Castilla, y vino à alzarse por Rey de Portugal Don Juan, Maestre de Avis.

A se conoce lo apesadumbrado que se hallaria el Rey Don Juan, quando supo lo que passaba en Lisboa, y que era el Maestre de Avis el Caudillo, y la Cabeza de los alborotados, y à quien apellidaban, y intitulaban Governador del Reyno. Tuvo su consulta, y fue acordado, que Don Pedro Fernandez Cabeza de Baca, Maestre de Santiago, y Pedro Fernandez de Velasco, su Camarero mayor, y Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado de Galicia, fuessen con mil hombres de armas, y cercassen à Lisboa, porque el Maestre de Avis, v sus aliados, no se fuessen ensanchando, ni enseñoreando de otros Castillos, y Plazas del Reyno. Hizose assi: fentaron su Real en el Puente de Layes, Lugar cercano de la Ciudad, esperando si el Maestre de Avis, y los suyos salian à pelear. Era el Maestre astuto, y no quiso arriesgarse, quando no corria peligro. Lo que hizo sue, que conocidos los designios del Rey de Castilla, que era acorralarle, diò orden à Nuño Alvarez Pereyra, hijo del Prior de Ocrato Alvar Gonzalez Pereyra, mozo briofo, ossado, determinado, y valiente, Fundador que vino à. ser en adelante de la gran Casa de Verganza, para que con un buen trozo de gente, saliesse à correr las tierras de Castilla, para divertir al Rey Castellano. Passò, pues, el Tajo, asseguró la Comarca de Evora, y alargose à Badajòz, haciendo algunos daños. Quando lo supo el Rey, despachò à Don Juan Alfonso Guzman, Conde de Nic-

Niebla; y à Don Fernan Sanchez de Tobar, Almirante de Castilla; y à Don Diego Gomez, Maestre de Alcanta. ra, para que fuessen à reprimir el orgullo del Pereyra. Marcharon, pues, con su gente en busca del enemigo. Llegaron à batalla, y yà fuesse mala orden de los Castellanos, (que juzgo que siempre debemos de perder por mala orden) ò yà fuesse dicha, y valentia de los Portugueses, la parte de Castilla quedò derrotada, el Maestre de Alcantara fue uno de los muertos, y la campaña, y el triunfo quedò por lo de Portugal. Sabida por el Rey esra derrota, despachò à Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado de Galicia, con la mas gente de guerra, que pudo juntarle, para que peleasse de nuevo con el vencedor. Vieronse las caras el un campo, y el otro, y estando yà en orden para embestirse, escusaron de ambas partes la batalla.

Tan encendida como esto andaba yà la guerra entre los Portugueses, y Castellanos; y aunque muchos senores, y Cavalleros de Portugal eran de parte del Rey de Castilla, no igualaba con mil tercios à toda una plebe, y chusma, alborotada, y amparada yà de grandes cabezas: que estos son los yerros que nacen de las tardanzas, porque à los principios, aunque todo el comun. y muchos de los Nobles, tragaban mal tener Rey Caste; llano, con todo no se atrevieran à chistar, no aviendo cabeza que los alentasse: mas al punto que los accidentes que quedan referidos, dieron ocasion à que el Maestre de Avis, con los de su sequito, sacaran la cara, alli sue perder el Rey Don Juan lo que recobrò nunca. Con todo, eran à su yanda estos señores, y personages de cuenra. Gonzalo Vazquez de Acevedo, que tenia la Fortaleza de Torres Novas. Vasco Perez Cameros, que tenia à Alanquier; y aunque era Gallego de nacion, fue criado del Rey Don Fernando de Portugal. Don Enrique Manuel, Conde de Sintra; Juan Fernandez de Texada, que fue Chanciller del Rey Don Fernando, y tenia la Fortaleza de Zebidos; Don-Pedro Alvarez Pereire. Prior de Ocrato, y Diego, y Fernando Alvarez Pereira, fus hermanos (y hermanos los tres del Nuño Alvarez Pereira, que dexamos dicho, que era del vando contrario)

eran tambien con el Rey Alvar, oy Vasco Martinez de Acuña, Martin Vazquez, y Gil Vazquez, y Vasco Martinez su hijo; Juan Alfonso Pimentel, que tenia la Villa de Verganza; Juan Ruiz Portocarrero, que tenia à Villanova de Pameos; Vasco Merlo, con sus hijos; Martin Gonzalez de Atayde, que tenia à Chaves, y la comarca detràs de los montes; Alfonso Gomez de Silva, que tenia el Castillo, y tierras de Covillana; y el Conde Don Juan Alfonso, hermano de la Reyna Doña Leonor: el Conde de Viana; Fernan Gonzalez de Sosa, que teniz el Castillo de Portel; Gonzalo Rodriguez de Sosa; Martin Alfonso Merlo, que tenia à Cellorico de la Vera, y Nasco Martinez su hermano; Lope Gomez de Leyva, que tenia à Valencia, y la Puente de Lima, y otras muchas Fortalezas entre Duero, y Miño; Fernan Gomez de Silva, que tenia el Castillo de Monsancto, y Peñamonter; Alvar Gil de Caravallo, que tenia la famosa Villa; v Puerto de Setubal; Fernan Gomez de Neyra, que tenia la Villa, y Castillo de Torres Vedras; Martianes de la Barbuda de la Orden de Avis, que tenia à Monfort; Pedro Rodriguez, natural de Galicia, criado del Rey Don Fernando, que tenia à Campo Mayor; Gassia Alvarez de Castil de Avis, que tenia la Villa, y Castillo del mismo lugar; Don Fernando Darias, Comendador mayor de la Orden de Santiago, que tenia el Castillo de Olivenza: todos los Alcaydes, que tenian los Castillos, y Villas de Ribadeo; y sin estos, otros muchos Cavalleros, y Hidalgos Portugueses. He dicho de proposito este cathalogo, para que el curioso estrañe, y admire mas lo poderoso que ha sido, y es el vulgo, y lo comun de esta Nacion Lusitana; pues aviendo en la ocasion, que vamos diciendo tal maquina de señores, y Cavalleros Portugueses de parte del Rey de Castilla, tantas Plazas, Villas, y Castillos à su obediencia, no sue possible con todo, como lo veremos, poder sujetar à Portugal, contrastarlo, ni vencerlo. Verdad es, que puede causar sospecha, si estos Cavalleros, que en lo aparente se mostraban por de nuestro Rey Don Juan, allà en lo secreto somentaban otra cosa. Què sabemos, digo, (hablemos claro) si hacian à. dos caras? Y como aun en los de una Nacion suele passar T efesto, què maravilla, que en los que son ran opuestos à los Castellanos, tineran à dos hazes por sus conveniencias? Por fospecha lo vendo, no lo hago juicio: mas pienseloel de mas zurdo entendimiento, y vease lo que siente. Que ha avido muchos, y grandes Portugueses muy afectos à Castilla, no se puede negar, y las historias lo dicen; pero no he hallado, que en llegando à rompimiento, y à la forzosa, que aca decimos, le aya un Portugues à otro sacado mucha sangre, en favor de un Castellano. En la batalla, que dexamos dicha, con tanto Portuguès de parte de Castilla, nos dieron en los cascos: en otros encuentros lo mismo; en la de Aljubarrota, mirese lo que passò, ò presto lo veremos. Si aviendo en nuestro campo casi tantos Portugueses (digo de los Grandes) como en el del enemigo, mirele los que faltaron, quantos fueron, y vease de los Castellanos insclices la muchedumbre infinita, que quedò alagada en sangre. Bien confirma esta

sospecha lo que sucediò aora.

Tenia el Castillo, y Fortaleza de la Ciudad de Coimbra un tio de la Reyna Doña Leonor, llamado Gonzalo Mendez de Vasconcelos. Aconsejaronle al Rey, que fuesse à aquella Ciudad, llevando consigo à una, y otra Reyna, madre, y hija, por cuyo respeto no avia duda,sino que el Alcayde le haria dueño de todo; y siendo aquella de las Plazas mas importantes de Portugal, se adelantaba mucho su partido. Tomò el Rey este consejo, pateciendoles à todos no avia dificultad. Marchò, pues, desde el Real de Lisboa, con su muger, y suegra; y el recibimiento que hallaron en el tio, y en el Conde Don Gonzalo su hijo, y hermano de la misma Revna Doña Leonor, fue cerrarles las puertas, y tirarles desde el muro gentiles bodocazos, con que mataron à algunos de los que iban con el Rey. De suerte, que pudo mas con estos Fidalgos el zelo de su Nacion, que el derecho de la sangre. A trueque de no obedecer por Rey al de Castilla, se negaron à sus sobrinas, y hermana, con ser ambas Reynas legitimas de Portugal; pero que ay que espantar de esto, si aun la misma Reyna Dona Leonor, arrepentida quizà de la renuncia, que avia hecho, tocò tambien en zayno, pues huvo quien dixo, que ella avia escrito car-

ras à su hermano, y à su tio, que no acogiessen al Rey: assi se dixo, y al Rey se lo contaron por verdad. Luego es clara consequencia, que el Portugues mas interessado con Castilla, qual era esta Reyna, pues le iba el succeder su hija en la Corona de Portugal, quiere, y gusta mas ver en su Nacion el govierno, aunque sean sus capitales enemigos (que harto lo era el de Avis para esta Reyna) que verle en un Castellano. No ay duda que fueron de este parecer los que abochornados, y sentidos del desayre, le aconsejaron al Rey, que prendiesse à su suegra, y la embiasse à Castilla, dando por causa, que si ella andaba de aquel modo, carteandose con los rebeldes, no tendria el Rey seguridad. A otros les paraciò rigor este consejo, fundados en que tocaba en ingratitud, y en poca cortesa, por ser madre de la Reyna Doña Beatriz, y era fuerza lo sintiesse, por aver entregado la Villa, y Fortaleza de Santaren, y por aver dado, y renunciado generosa el mando, y el govierno en el Rey Don Juan. Por todo esto, pues, por Reyna, por madre, por liberal, por muger, y por hermosa, parece que causaba lastima, que se usasse con ella desasuero, y desacato semejante. Con todo, prevaleciò lo contrario, sin que tantos respetos lo impidiessen. Hallose el Rey tan tomado del enojo, que dando por cierto el que la Reyna Doña Leonor andaba en aquellas zalagardas, y hacia à dos haces, la mandò prender; y sin dar oidos à descargos, la mandò restar en Tordefillas, embiandola con un acompañamiento lucido de Cavalleros. En el Monasterio de aquella Villa estuvo hasta que murio, acompañada, y servida de duenas, y doncellas. Parece, que fue castigo de su culpa, padeciendo la misma prisson, en que por su causa perecieron los Infantes sus cuñados. Eite fin, y paradero tuvo aquella beldad idolarrada, à quien solo por ella la pufo un Rey su Corona, y la igualò à su altura. En el Convento de la Merced de Valladolid tiene su sepulcro, que despierta su memoria.

No sucedia cosa, que no saliesse en provecho del rebelde, porque con la voz de la prisson de la Reyna, aunque todos los de la parcialidad no la querian bien, aora por lo que les estaba à cuento, mostraron dolerse de ello. 292 Libro tercero, Cap. 8.

y lastimarle. Quien duda, que murmurarian, y dirian, que si aquel pago daba el Rey de Castilla à quien le avia cedido el govierno, Reyna, y suegra suya, què podrian esperar los demás? Partiose el Rey de Coimbra, y bolviò à poner su Real sobre Lisboa, siguiendo el parecer (todo errado) de los que decian, que con tomar aquella Ciudad, se acababa la guerra. Decian bien; pero no ay mas de tomar, y una Ciudad como aquella? Esto mismo han aconsejado algunos en los tiempos presentes, que cercandolapor mar, y tierra, se tomaria por hambre, y cata, que el Reyno es nuestro. Mirese el escato que ha tenido: pues esso mismo huvo entonces. Otros aconsciaron mejor, de que seria mas util andar por el Reyno apoderandose de el, y haciendo daño à los rebeldes, que no fitiar à Lifboa. Prevaleció lo primero, porque, como vengo pondederando, todos los pareceres que se tomaron en esta guerra, desde que se comenzò, sueron desacertados. Estre=

llon de Portugal! hado infeliz de Castilla!

Empezò à picar la peste en el campo del Rey Don Juan, de suerre, que morian muchos cada dia, y yà quisiera el Rey que se tratara algun medio, para huir aquel peligro, sin quiebras del decoro. Comunicolo con Pedro Fernandez de Velasco, su Camarero mayor, el qual mañando el caso lo mejor que pudo, de modo que no pareciera que iban à rogar, dispuso el entrar à verse con los rebeldes. Entrò, pues, en la Ciudad con el seguro que concede en estas hablas el derecho de las gentes. Hablo con las cabezas, en especial con quien era el dueño, y el Caudillo, que era el Maestre de Avis; y despues que se huvieron conferido las materias, y dadose causas, y satisfaciones de ambas partes, propuso el Maestre, que si gustaba, y le placia al Rey de Castilla, que se quedasse cl por Governador de Portugal, hasta tanto que el Rey tuviesse hijo heredero de la Reyna Dona Beatriz su muger, en la manera, y forma que avia de estár la governacion en la Reyna Doña Leonor, segun los tratos que entre ambos Reyes se hicieron quando el casamiento : que si gustaba que fuesse assi, èl desde luego tomaria la voz de la Reyna Dona Beattiz, y governaria por ella, haciendo sobre esto qualesquier pleytos, y omenages, que el Rey, fuesse servido.

Si està và de arriba que se ha de errar la cosa, si ha tirado yà el dado la fortuna, por demás es andar en medios; ò si no, piense el curioso, el entendido, el mas avisado, ò pienselo el ignorante. Pudiera, à pedir de boca. venirsele al Rey Don Juan lance mas rodado, que este? medio mas util? condicion mas ajustada, pues era en sustancia lo que se jurò, y pactò, de que el govierno avia de estar en persona de la Nacion? Què mas tenia, que fuesse Governadora la Reyna Doña Leonor, que el que lo fuesse un vassallo del Rey, pues, por tal venia à quedar el Maestre de Avis, aunque governasse? antes en su modo era mas eredito para el Rey, que governasse un vassallo suyo (bien que Portuguès) que no una Reyna, en quien el no tenia dominio. Demas, que en el estado que se hallaban, lo mas del Reyno rebelde, su campo apestado, y el Rey harto enfermo, era para andar pidiendo goilerias, como acà decimos? No quedaba fixo, y sentado el derecho de la Reyna Doña Beatriz? El Rey, como marido suyo, no quedaba con el titulo de Rev? de dueño? de señor? No se pacificaban, y unian ambos Reynos? Recien muerto el Rey Don Fernando, estando nuestro Rey Don Juan en Montalvan, no le aconsejaron los de mejor sentir, que brindasse à los Portugueses, si querian que fuesse otro de ellos Governador, y no la Reyna su suegra, que vendria en ello ? pues como aora, que le brindan los que estàn tan mejorados de armas, y fortuna, rechazan el medio? lo desprecian, y despiden? El como, yo lo dirè: porque no queria el Cielo que acertassen, por estàr quizà ofendido. Una falta notable tengo anotada de nuestro Rey Don Juan : que la historia, para ser pura, y verdadera, al modo que cuenta las excelencias, y virtudes de los Reyes, debe tambien contar sus desectos, y sus faltas; para que el buen Principe, que lee, y oye lo que passa, imite lo uno, y se aparte de lo otro: abrace lo bueno, y aborrezca lo indecente. En la primera Parte de mi David Perseguido, en los exemplos de los desastrados fines que tienen los Reyes, que meten la mano en las cosas Sagradas, y dedicadas à Dios, dixe que se notò, y murmurò mucho, que para esta guerra de Portugal, en que aora andamos, tomasse el

Rey Don Juan del Erario de nuestra Señora de Guadalupe una cantidad de plata, de que saliò la voz, que no avia de sucederle cosa buena. Fuesse hablilla, ò no fuesfe hablilla, fuesse sospecha, ò juicio, en verdad, en verdad, que saliò el pronostico todo verdadero. Yà lo vamos viendo, pues en vez de abrazar con mil almas la proposicion del Maestre de Avis, y aun de agradecerselo mucho, y cogerle la palabra, sin dexarle resollar; en vez de esto, respondieron: Que era contra el pundonor del Rey de Castilla, quando tenia en sì todo el govierno, mediante la renuncia de la Reyna su suegra, quedarse sin nada, no mas que con el titulo de Rey: Que lo que podia hacerse, es, que huviesse dos Governadores: el uno de ellos el mismo Maestre de Avis; y el otro, un Cavallero Castellano, el que el Rey nombrasse. A esto replicò el Maestre, que el Reyno de Portugal, no avia de admitir Governador de Castilla. Pues no sea nada lo tratado (dixeron unos) no lo sea en hora buena (respondieron otros) con que yà tercera vez, por mal acon-

sejado, perdiò el Rey Don Juan el Reyno.

Porque se vea lo viento en popa que llevaba el Portuguès à la fortuna, no solo le estuvo bien, que no se admitiesse el medio que propuso; pero le diò la vida la grande mortandad de el Campo Castellano. Encendiòse de manera la picazon de la peste, que en dos meses murieron mas de dos mil hombres de armas, fin otra mucha gente, y entre ellos, grandes, y famosos personages. Don Pedro Fernandez Cabeza de Baca, Maestre de Santiago, y el que le succediò en el Maestrazgo Don Ruy Gonzalez de Mexia. Don Pedro Ruiz de Sandoval, Comendador de Castilla. Pedro Fernandez de Velasco, Camarero mayor, el que fue à tener la habla con el Maestre de Avis, como queda dicho. Don Fernan Sanchez de Tobar, Almirante de la mar. Fernan Alvarez de Toledo, Matiscal mayor de Castilla. Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado de Galicia. Don Pedro Gonzalez de Lara, Conde de Mayorga. Juan Martinez de Roxas, y Lope Ochoa de Avellaneda, y otros muchos Ricos-Hombres. Reparese en la fineza de la lealtad de Castilla, pues en riesgo tan urgente, en que se niegan

de los Reyes Nuevos de Toledo. 295

los padres à los hijos, el marido à la muger, y la muger al marido, no se atreviò ninguno à desamparar al Rey, ni à dexar los Reales. Solo le amonestaban, y requerian, que era tentar à Dios, hacer piernas con la muerte. Reparese tambien en la animosidad, y grande corazon de nuestro Rey; pues aun haciendole tantas instancias para que levantasse el sitio, y se bolviesse à Castilla mientras durasse el contagio, en què se viò todo el campo de reducirle? En sin, harto forzado, harto triste, y pesaroso, por los muchos, y grandes Cavalleros, que dexaba disuntos, se partiò à Santaren, y dexando alli buena Guarnicion, y lo mismo en las demàs Plazas, y Castillos, que estaban por suyos, diò la buelta à Sevilla, à esperar que mejorasse el tiempo, y cesasse aquel rigor.

Quando vieron el Maestre de Avis, y los demás alzados, que estaban en Lisboa, que el Rey de Castilla avia levantado el Cerco, se partieron à Coimbra, y en el Monasterio de San Francisco de aquella Ciudad, hicieron una junta, para resolver, y determinar lo que se avia de hacer, para poder resistir à las suerzas de el Rey Castellano. La direccion iba à nombrar Caudillo, y à hacer Rey, que governasse. Huvo varios pareceres: unos alegaron por el Infante Don Juan restado en Toledo; otros, que no era justo quitar la Corona à la Reyna Dona Beatriz, como hija del Rey Don Fernando. Cada una de estas partes alegaban sus derechos, y razones; pero los mas votos se inclinaron à que se diesse el Cetro al Maestre de Avis, pues ninguno como el lo merecia. Traxeron mil historias, y muchos exemplos, en que à falta del Rey, pueden elegirle las cabezas de el Pueblo. Y para el embarazo de la Reyna Doña Beatriz, alegaban sus escusas, yà de no tenerla por legitima (por lo que yà diximos, de que su madre tenia vivo otro marido quando casò el Rey con ella) yà de verla casada con quien no era de su Nacion, y que queria tenerlos por esclavos: que la libertad la han procurado siempre todas las Naciones, y que no avia de desmerecer la suya: que el Maestre Don Juan de Avis venia de la sangre Real; y que como la bastardía no ha sido objeccion à otros para cenirse el laurel, menos debia serlo en quien

T 4

Libro tercero, Cap. 8:

conocian tantas partes, y virtudes. Prevaleció este parecer, con que con gritos, y aplausos, levantaron por el dicho Maestre de Avis los Reales Estandartes, diciendo i Portugal, Portugal, Portugal, por el Rey Don Juan Primero de este nombre. Era este Cavallero de partes muy loables, muy humano, cariñoso, comedido, bien hablado, gran desensór de su patria, con que sue general el alborozo de grandes, y pequeños. Boló la voz del hecho por toda la Provincia, con que à cada Portuguès se le metió un Leon en el cuerpo, sabiendo tenian Rey.

Mostraronlo con escato, pues aun calientes los regocijos, partieron denodados à enseñorearse de la tierra. Entraronse en aquella parte, que los dos samosos rios, Duero, y Miño, hacen deleytosa, y fertil, y dieronse tan buena maña, que en breves dias ganaron todas las Plazas, y Castillos, que ay en ella, y que tenian la voz del Rey de Castilla, como la Ciudad de Braga, Verganza, Guimarans, Miranda, Chaves, Villa-Real, y otros muchos Pueblos: con que se bolvieron à Coimbra victo-

riofos, y triunfantes.

Sintiò nuestro Rey Don Juan estas nuevas quanto se puede pensar. Aora veria si huviera estado mejor tener por su Governador al Maestre de Avis, que tenerle por Rey, y por opuesto. Pero los Consejeros, cuyo parecer figuiò, le animarian con decir, que aquel levantamiento, aquella Coronación, y aquellas embestidas, eran cosas de farsa, que durarian muy poco: que en juntando Castilia todas sus suerzas, pondrian en un puño à Portugal, y el que se llamaba Rey, tendria à buena dicha escaparse huyendo. Esta jactancia, y sobervia Castellana, y este no hacer caso, y menospreciar al enemigo humilde, nos tiene oy como nos tiene, y nos pulo entonces, qual nos pulo. Bien me enriende el entendido, passemos adelante. Hallabase el Rey en Cordova, quando llegò esta nueva; y aunque falto de salud, se hizo al valor, y se dispuso de ir à buscar al rebelde. En el interin que-juntaba toda su gente, diò orden, y avisò al Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio, para que con la gente que tenia, vassallos, y aliados suyos, entrasse por Portugal, y talasse, y quede los Reyes Nuevos de Toledo.

297

masse Pueblos, sembrados, y viñas. Obedeció el Arzobispo, y por la parte de Ciudad-Rodrigo, se entraron hasta Visco, y Cillorico, haciendo notable daño. Iban por Capitanes de la gente de armas Juan Rodriguez de Castañeda, y Pedro Suarez de Toledo, y Don Alvar Garcia de Albornoz, personages todos grandes. Salieron muy victorioso, trayendose una gran presa; pero al llegar junto à la Villa de Troncoso, les dieron lindo mate los Portugueses. Sagaces, y astutos los esperaron en puesto, donde sin poder rebolverse en unos barbechos, y con el calor de Julio, no solo les quitaron lo que llevaban, pero aun las vidas à casi todos. Por lo menos quedaron muertos los tres Capitanes, que hemos referido. Con que se cumplió en el Arzobispo el comun adagio, de que yendo à Portugal por lana, se bolvió bien trasquilado.

## CAPITULO IX.

DE GOMO POR CONSEJOS INADVERTIDOS acabò el Rey Don Juan de perder todo su resto en la batalla memorable de Aljubarrota.

A La mala nueva del alzamiento de el de Avis, se añadiò la derrota de Troncoso: con que el Rey Don, Juan, sentido de lo uno, y lastimado de lo otro, apresurò todo lo possible su jornada, sin que la falta de salud, ni lo riguroso del tiempo, pues era yà entrado Julio, le pusiessen embarazo. Braba animosidad tenian los Reyes entonces, ò poca atencion tenian los Castellanos; pues con tan conocido riesgo de la vida se arrojaban à las guerras, y no se lo estorvaban al Rey, que es la Cabe-22, y que faltando el, quedan todos los miembros sin vigor, y divididos; porque aunque èl quiera, le han de permitir los vassallos que se arriesgue ? Un Rey enfermo, y en lo mas caluroso de el Verano, por què avia de moverse de su casa, menos de estàr el enemigo à la puerta à echarle de ella? Pierdase un lance, una batalla, una Plaza, que mas vale que se pierdan, que no que falte el Rey, con que se pierde todo. Algo trato de esto en la Tercera Parte de mi David Perseguido, sobre quando quiso salir aquel

aquel gran Rey à la batalla, contra su hijo Absalon, y con prudentes consejos se lo estorvaron sus Grandes. El qual caso me diò motivo, para escrivir à su Magestad del Rey Don Felipe Quarto nuestro señor ( que en gloria descansa ) representandole las razones de los Capitanes de David, y suplicandole, se aprovechasse de ellas, contra los que no tan atentos le aconsejaban, que saliesse en persona à lo de Portugal, quando sitiò el rebelde à Badajòz. Assi, que à nuestro buen Rey Don Juan, ò le faltò el buen consejo, de que se quietasse en su Reyno, hasta mejor ocasion, y tiempo mas propicio, ò si tuvo quien se lo aconsejò, su ambicion, y su ossadia, le arrojaron al peligro. Embiò, pues, à la Reyna Doña Beatriz à Avila, por no llevar configo aquel embarazo, que los alhagos, y cariños de Venus, nunca frisan bien con los estruendos de Marte. Una muger, aunque sea muger propria, no es buen lado, para quien và à pelear: para el ocio, y el descanso, es buena su compañía. Fue muy infeliz esta senora, en no tener succession, que quizà à tenerla, se meioràran las cosas.

Aviendo, pues, despachado à la Reyna con apara: to, y acompañamiento muy lucido, enderezò el Rey su marcha à la frontera del Reyno Lusitano. Llegò à Ciudad-Rodrigo, harto enfermo de su achaque; alli hizo una gran junta, sobre si entraria en persona en Portugal, ò si dexando puestos sus fronterizos, se bolveria à Castilla. Esta fue la proposicion, y si se tomàra el parecer mas cuerdo, se ganara el lance; mas si estaba ya por sixo aver de errarlo, claro està, que se abrazaria lo peor. Harto alegarian, y harto pelearian los que con mas madurez pensaban la materia; pero Dios nos libre de gente moza, y que rebentando valentía, hacen duelo el escusar los choques. Votaron, pues, sobre la propuesta, y dixeron unos, que no convenia, que el Rey entrasse personalmente en Portugal, por muchas razones: La primera, por hallarse doliénte, y que si el accidente se agravaba una vez dentro del Reyno, quien avia de governar, y regir Exercito tan grande; pues casi todas las personas de cuenta avian muerto en la peste de Lisboa, y en la batalla de Troncoso: Lo segundo, porque casi todos los Ca-

pitanes que alli avia, eran gente moza, y que nunca se avian visto en batallas, con que se iba à perder mucho. Lo tercero, porque los Cavalleros, y Soldados, que avia en las Plazas de Portugal, que estaban por el Rey de Castilla, como en Santaren, Torres Novas, Alanquiez, y en otros muchos Castillos estaban esperando sus pagas, que avia muchos dias que no se les avian dado; y que no sevando aora el Rey prevencion cumplida de moneda con que dexarlos satisfechos, y contentarlos, sería possible, que se hiciessen con los de su nacion, ò tomados del enojo, ò llevados de su natural; y que assi era mejor, que lo que restaba de aquel año, el Rey se fuesse à Castilla, à su casa, à su regalo, y à acabar de convalecer, dexando bien pertrechadas las fronteras de Badajòz, Ciudad-Rodrigo, y Galicia; y que la flota que estaba fobre Lisboa, con las demàs Galeras de Vizcaya, socorriesse de viberes las

Plazas, que en Portugal estaban por Castilla.

Siendo tan acertado este parecer, huvo muchos, que votaron lo contrario, de que era mejor que entrasse el Rey en persona en Portugal, con todo su Exercito, porque no era possible, que el Maestre de Avis (que se llamaba và Rey ) se atreviesse à hacer rostro, ni à esperar batalla; y que si lo hiciesse, siendo sus fuerzas tan flacas, quedaria perdido, que de una, ò otra manera iba cierta la victoria: allà lo veran, ò allà lo lloraran en campos de Aljubarrota. Yà he dicho otras muchas veces, que el Rey Don Juan, aunque pacifico, y afable, era offado, y animoso (valentia heredada de quien le diò el sèr, y le ganò la Corona) y assi, aunque estaba bien achacoso, y doliente, llevado de su orgullo, se hizo à la parte de los que aconsejaban, que se entrasse en Portugal, sin andar en dilaciones. Todo esto lo obraba la confianza de verse mas gente en numero, y no hacer caso, ni pensar, que un jabardo de Portugueses, rebeldes en gavilla, avian de poder refistir à las fuerzas Castellanas. Tomada esta resolucion, entrò el Rey por aquella parte, que llaman de la Vera, y pusose sobre el Castillo de Cillorico. Sentò alli su Real, y yà suesse aquexado mas de su dolencia, ò yà temer, como prudente, el riesgo de una batalla, en que aun el Rey no està seguro, tratò antes de passar adelante,

300 Libro tercero, Cap. 9.

de hacer, y disponer su testamento: prevencion catholica, y muy pia, acordarse en el mayor orgullo de la certeza de la muerte. Llamò, pues, su Secretario, y con mucho acuerdo, ordenò su ultima voluntad, que por aver muerto con ella, aunque en años adelante, importa el ponerla aqui, que es como se sigue.

TESTAMENTO DEL REY D. JUAN PRIMERO de Castilla, que otorgò en el Real de Cillorico de la Vera en Portugal.

Sacòle este testaméto de un libro antiguo manuscripto, que está en el Archivo de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Refierele tabien à la letra el Maeftre Gil Gonzalez Davila en la Historia del Rev DonEnrique Tercero, c. ž Į.

N el Nombre de Dios Padre, Fijo, y Espiritu Santo; tres Personas, y un solo Dios verdadero, que vive; y reyna por siempre jamàs, amen. E de la Virgen glorio. sa Santa MARIA su Madre, à la qual nos tenemos por Abogada, è ayudadora en todos nuestros fechos. E à honra, y loor de todos los Santos, y Santas de la Corte del Cielo. E porque, segun Dios, y derecho, è buena razon, todo home es obligado de hacer conocimiento à Dios; su Señor, y su Criador, señaladamente por tres beneficios, y gracias, que de èl recibiò, y espera haber. El ptimero, que lo criò, è hizo nacer, è crecer à su figura : El fegundo, porque le diò fentido, y entendimiento, y difcrecion natural, para le conocer, y.lo amar, y temer, y entender el bien, y el mal, y para vivir honestamente en este mundo: El tercero, porque espera haber salvacion el anima para siempre en su gloria. Y como quier que todos los hombres; que son nacidos, deben hacer este conocimiento à Dios su Criador, mucho mas son tenidos de lo hacer los Reyes, por los mayores beneficios que de el resciben, por les dar mayor estado, y poderio sobre el Pueblo, que ha de governar, y regir. Por ende sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo Don Juan, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve y señor de Molina: estando en buena tuemorial, v entendimiento; que Dios por la su merced nos quiso dar, y conociendo las muy altas gracias, mercedes, y beneficios susodichos que nos fizo, è otras muchas gracias, y mercedes, que de el recibimos;

è por poner, è dexar en buen estado nuestra anima, è de nuestros Reynos, que nos encomendò con la su ayuda, è con la su piedad. Esso mesmo creyendo sirmemente en la Santa Trinidad, y en la Fè Catholica, è temiendonos de la muerte, que es natural, de la qual ningun hombre terrenal puede escapar. Por ende establecemos, y ordenamos en este nuestro testamento, y postrimera voluntad, por el qual rebocamos expressamente de cierta sabiduria todos los restamentos, y codicilios, qualesquier postrimeras voluntades, que nos ayamos secho, è otorgado, hasta

este presente dia.

Primeramente, encomendamos à nuestro Señor Dios el alma, que la criò, y ha de salvar, si la su merced suere. Y mandamos, que nuestro cuerpo sea enterrado en la Iglesia Cathedral de la Ciudad de Toledo, en la Capilla do son enterrados los cuerpos de los Reyes nuestro padre, y madre, que Dios perdone. Y la nuestra sepulrura, que sea delante del Altar, y de la Imagen de la Assumpcion de nuestra Señora, que està à par del otro Altar, do estàn enterrados los cuerpos de los Reyes nueftro padre, y medre. E otrosi, por quanto la Reyna Dona Leonor mi muger, que Dios perdone, ordenò, y mandò en su testamento, que suesse enterrado su cuerpo à do nos ordenassemos de nuestra sepultura, è por quanto aora està en deposito en la dicha Capilla, por nuestro mandado. Nos por cumplir su voluntad, ordenamos, y mandamos, que su cuerpo sea enterrado en aquel lugar do està en deposito, cerca de aquel lugar do està nuestra sepultura, delante del sobredicho Altar de la Assumpcion de nuestra Señora, de tal manera, que la su sepultura estè à la mano izquierda.

Otrosi, ordenamos por la nuestra anima siete Capellanias perpetuas, y dexamos para todas en la cabeza del pecho de los Judios de Toledo diez mil y quientos maravedis, en tal manera, que aya cada Capellan mil y qui-

nientos maravedis.

Ordenamos, y mandamos, que con estos mil y quinientos maravedis, recudan al Capellan Mayor, que por tiempo suere en la dicha Capilla. E que este Capellan haga cantar las dichas siete Capellanias, si huviere Frayles

de Missa, que las puedan cantar, sin otros embargos de otras Capellanias en el Monasterio de Santa Maria de la Sisla. E que los dichos Frayles sean del dicho Monasterio, que sean de Missa, desembargados de otras Capellanias. E si en el dicho Monasterio no se pudieren decir las dichas Capellanias, mandamos, que el dicho Capellan Mayor haga cantar las dichas Missas, que fallecieren en el dicho Monasterio à otros Frayles de qualesquier Ordenes de los Mendicantes, y otros buenos hombres Clerigos de Missa, aunque no sean Frayles, quales el dicho Capellan entendiere, que mas dignamente las puedan decir; è rogar à Dios por nuestras animas, è se digan en la dicha Capilla; porque nuestra intencion es, que quanto en el Monasterio de Santa Maria de la Sisla, si huviere Frayles que las puedan decir, segun dicho es, que alli se digan, e no en otra parte, è que aya cada uno de los Frayles susodichos mil y quinientos maravedis, dados por la mano del dicho Capellan.

Otrosi, ordenamos, y mandamos, que se hagan en la dicha Iglesia de Toledo en la dicha nuestra Capilla doce Aniversarios cada un año, conviene à saber, en cada un mes su Aniversario en tal·dia, como nuestro cuerpo fue enterrado; y mandamos, para cada Aniversario docientos maravedis, assi que sean por todos dos mil y quatrocientos maravedis; è que estos maravedis sean para el Cabildo de la dicha Iglesia, è que sean repartidos à aquellos que fueren presentes à cada uno de los dichos Aniversarios por las almas del dicho Rey nuestro padre, è de los otros Reyes, que antes de el fueron. Y mandamos para dos cirios, y estos, que esten delante de nuestra sepultura à las horas, que se dixeren en la nuestra Capilla; ò para aceyte para dos lamparas, que ai mandamos poner, que ardan de dia, y de noche; è para reparamiento de los vestimentos, y ornamentos, que los ayan en la cabeza del pecho de los Judios de la dicha Ciudad de Toledo, y que recundan con ellos al dicho Capellan Mayor, para que èl los despenda, è distribuya en las dichas cosas.

Otrosi, mandamos à la dicha Capilla todas las vestimentas, y passos de oro, y seda, y Cruces, y Calices de oro, y plata, è Imagenes, y Relicarios, y todas las otras

de los Reyes Nuevos de Toledo. 303

cosas, que tenemos en la dicha Capilla. Y otrosi, mas de las dichas vestimentas, y Ornamentos de la dicha Capilla, mandamos un vestimento con su Almatica, y Casulla, y todos sus aparejos, texidos de paso de peso, con nuestras Armas, Castillos, Leones, y Quinas; y mas otra vestimenta con su Almatica de seda, texida con las mismas Armas con todos sus aparejos; y mas seis Capas de paso de seda con sus cenesas ricas.

Otrosi, mandamos mas quarenta marcos de plata, para dos lamparas de plata, que ardan de noche, y de dia, delante del Altar do ha de ser puesta nuestra sepultura.

Otrosi, mandamos para la dicha Iglesia de Toledo un Relicario, que anda en la dicha nuestra Camara, que tiene dos figuras de Angeles, en que se trayga el Cuerpo de Dios el dia de Corpus Christi.

Otrosi, mandamos à la dicha Iglesia de Toledo doce Capas de seda, texidas de nuestras Armas, con sus ce-

nefas ricas.

Otrosi, porque se han de cantar las dichas siete Capellanias en el Monasterio de Santa Maria de la Sisla,
mandamos al dicho Monasterio siete vestimentas de carzahan, con sus Albas, y con todos sus aparejos.

Otrosi, mandamos los quatro Calices de plata, que

aya cada uno dos marcos.

Otrosi, mandamos, que el dia de nuestro enterramiento, que vengan todos los Frayles, è Religiosos de la Ciudad de Toledo, è todos los Clerigos de las Iglesias Parroquiales, à decir Vigilias, y Missas, segun es acostumbrado de hacer à las sepulturas de los Reyes, è que dèn à cada Convento de los Religiosos, è Religiosas mil maravedis, y à los Clerigos de cada Iglesia Parroquial quientos maravedis.

Otrosi, mandamos, que den de vestir el dia de nuestro enterramiento à seiscientos pobres; à los ciento, à ocho varas de paso de color à cada uno; y à los quinientos, capas, y sayas de sayal. Y mandamos, que les den de comer los nueve dias, que durâre nuestro enterramiento. Y que por la nuestra anima sean sacados de tierra de Moros cien cautivos, hombres, mugeres, y cria-

turas.

Libro tercero, Cap. 9. 304

(d) En el teltamento que està en la historia delRey Don Enrique Tercero, dice, que sen quince, y es yerro de el Impressor, è de estàr mal trasladado. porque fegun el privilegio, y institucion de dichasCapellanias (que dexames refe rido en el c. 4. de este libro 3.) Las Capellanias por el Rey lu padre, fuece : y por la Reyna su madre fuero trece, y luego le anadiò Doña Cata-

distintas.

Otrosi, mandamos al Infante Don Enrique mi hijo, quando Dios le dexare reynar, que mande guardar las doce Capellanias, (d) que nos pulimos en la Ciudad de Toledo en la Iglesia Mayor, por el anima del Rey nuestro padre, que Dios perdone, è las trece Capellanias, que nos pusimos en la dicha Iglesia por el anima de la Revna nuestra madre, que les non sean tirados los mantenimientos, que han los Capellanes para ello. Esso mismo, que guarden, è hag in guardar todos los maravedis; que nos mandamos dar à Guardas, è Sacristanes, è todos los otros maravedis, que mandamos dar para la dicha Capilla, segun, que mas cumplidamente se contiene en los privilegios, que Nos les mandabamos dar en esta ra-

Otrosi, es la nueltra merced, que las dichas Capes llanias del dicho Rey nuchro padre, è de la dicha Reyna nuestra madre, è nuestras, que aya un Capellan Mayor; el qual este siempre en la Iglessa de Toledo; y ordenamos, que este Capellan Mayor sea aora Juan Martinez de Melgar, nuestro Capellan Mayor, que tiene aora la Capilla, y Capellania; por quanto es hombre perteneciente, de razon, y conciencia, y administrara bien las ron solas do- dichas Capellanias, en manera que sea servicio de Dios; è provecho de nuestras animas. E muriendo el dicho Juan Martinez, d siendo proveido à otra parte, d aviendo otro embargo, porque no pudiesse administrar por si las dichas Capellanias, es nuestra voluntad, è tenemos el Capellan por bien, que Nos en nuestra vida la podamos proveer, e Mayor, con despues de nucitros dias esso mismo, e despues de la muerque todas son te de èl, que Nos dexamos por proveedor, ò aviendo al-26. y estas gun embargo, porque no pudiesse administrar, manda-solas ha avi-mos, y ordenamos, que el Infante Don Enrique mi hijo; do hasta oy, despues que Dios le dekare reynar, pueda nombrar un no contando Capellan Mayor, para que se examine, è que lo examine Convento de el Arzobispo de Toledo, que agora es, ò que suere por la Sisla, ni las tiempo. E si el Arzobispo le hallare suficiente para la dide la Reyna cha administracion de las dichas Capellanias, que èl em? bie al dicho Infante mi hijo, haciendole faber, que es fulina, que son ficiente para la dicha administracion, para que le de su carta, que le hace su Capellan Mayor, è le concede la dicha

administracion de las dichas Capellanias, esse tal sea Capellan Mayor en toda su vida, y administre por su persona las dichas Capellanias, y Capilla; è despues de su muerte, mandamos, que se guarde esta forma en tiempo del dicho Infante mi hijo, siendo yà Rey, y despues de sus dias, guarden la forma sobredicha los Reyes succesfores, que despues de èl reynaren, (e) por tal manera, que las dichas Capellanías sean siempre administradas à servicio de Dios, y provecho de nuestras animas; y mandamos, que todas estas Capellanías, quando vacaren, ayan la presentacion despues de nuestros dias el Capellan Mayor que fuere (f) por tiempo, en tal manera, que quando vacare la dicha Capellania, el dicho Capellan Mayor nombre Clerigo de Missa, y le presente al Arzo. bispo de Toledo, para que le examine; y si le hallare suficiente el dicho Arzobispo, le consirme. Y esta presentacion sea tenido de hacer el dicho Capellan Mayor, desde el dia que la vacacion suere notificada en la Iglesia de Toledo, hasta treinta dias; y si no hiciere la presentacion. en el dicho tiempo, que el Arzobispo de Toledo que suere, pueda proveer la dicha Capellania, que ansi vacare. al dicho Clerigo de Missa, idoneo, y suficiente, mandandole acudir con todo lo que le perteneciere de la dicha Capellania; y esto se entienda en las dichas Capellanias, que Nos pusimos, por las almas de los Reyes nuestros padres, y de la Reyna Doña Leonor mi muger.

Otrosi, mandamos, que por quanto Nos tenemos cargo de los Lugares, y Señorios, que teniamos, quando eramos Infante de los pedidos, que los echamos mas de lo que era debido, que les sea secha enmienda tal, que nuestros Testamantarios vieren que es razonable; por tal manera, que la nuestra conciencia sea bien desembargada. Sabiendo primeramente, que los pedidos sueron los que Nos llevamos, como no debiamos, è quales huvimos

razon de llevar, è quales no.

Otrosi, mandamos, que sea dado pregon por todas las Ciudades, y Villas de nuestros Reynos de Castilla, y de Leon, que si algunos suessen agraviados de algunas surazones, que los Nos ayamos hecho, ò algunas deudas que los debamos, que lo digan, è se sepan por vertas

(c) Por elta claufula revocò la gracia que avia he**c**ho al Cabildo de la Santa Iglelia, de nombrar al Capellan Mayor, despues de sus dias, concediédosela à losReyes fus fucceffores.

(f)Durò else derecho de nombrar el Capellan Mayor à los demàs Capellanes, hasta el Rey Don Felipe Segűdo, que alcanzò Breve de su Santidai, para que los Reyes de Castilla,comoPatronos, hagan estos nóbramientos. como dirémos en adelante. Notese el escrupulo, que hacen los Reyes de los do nativos, que piden, y lo que les es. carvala codad, ciencia.

Libro tercero, Cap. 9. 306

(g) Reparele en esta claufula la atencion, y Chriftiandad de este buéRey; pero lo delatentos que andan los q pudiendo en vida descargar fus conciencias, lo libran para la muerte à manos de Al-

baceas.

dad, è les sea hecha satisfaccion, y enmienda de aquello, que los nuestros Testamentarios entendieren, è à ellos suere bien visto, en manera, que la nuestra anima sea de los dichos agravios, y enmiendas bien desembargada. (g) Y mandamos, que todos los de nuestra casa, que de Nos han racion, è no quedaren en la merced del Infante mi hijo, quando Dios quiera, que reyne, que les sean pagados todos los maravedis, que les sueren debidos, ansi de racion, como de quitacion, è que les den mas à cada uno quatro meses de racion.

Otrosi, para hacer guardar, y cumplir todas las cosas sobredichas, ò las que de yuso son escritas, que sean à cargo de nuestra alma, dexamos por Testamentarios à la Reyna nuestra muger, y à la Infanta Dona Leonor nuestra hermana: al Arzobispo de Toledo; y à Don Juan Arzobispo de Santiago, nuestro Chanciller Mayor; y à Pedro Gonzalez de Mendoza, nuestro Mayordomo Mayor; y a Fray Hernando, nuestro Confessor mayor; y à Don Gonzalo Sarmiento, nuestro Mariscal, y Adelantado Mayor. A los quales, ò à la mayor parte de ellos, damos nuestro poder cumplido, para que puedan, y hagan tomar de nuestro tesoro, y de las nuestras rentas, todo quanto suere menester, para cumplir todas las cosas, que en este testamento se contienen. Y otrosi, rogamos, y mandamos à la dicha Reyna, y à la Infanta, y à los demás Testamentarios, que vean este nuestro testa; mento, y los testamentos del Rey nuestro padre, y de la Reyna nuestra madre, y de nuestra muger la Reyna Dona Leonor; y si algunas cosas quedaron por cumplir, que Nos no ayamos cumplido, y tengamos cargo de las cumplir, que las cumplan, segun que en ellos, y en cada uno se contiene.

Anunciòse su temprana muerte.

Otrosi , porque Nos tenemos de morir antes que este bué Rey el Infante nuestro hijo sea de edad de quince anos, para que pueda regir el Reyno, è Nos somos tenidos, pues Dios nos hizo Rey de este Reyno, de lo guardar, y ordenar en aquella manera, que sea servicio de Dios, y guar: da del dicho Infante nuestro hijo, y a provecho, y honra de los dichos Reynos. Por ende ordenamos, que los Regimientos de los dichos Reynos sea en esta manera:

Primeramente, que ayan el Regimiento del Reyno, estos que se siguen : Conviene à saber, Don Alonso, Marquès de Villena, nuestro Condestable; Don Pedro, Arzobispo de Toledo; Don Juan, Arzobispo de Santiago; Don Pedro Nunez, Maestre de Calatrava; Don Juan Alfonso, Conde de Niebla; y Pedro Gonzalez, nuestro Mayordomo Mayor, à los quales encomendamos, y damos cargo del dicho Infante nuestro hijo, que Dios quiriendo, serà Rey. Y estos seis establecemos por sus Tutores, y Regidores de los dichos nuestros Reynos; y afsi, y tan cumplidamente, como lo Nos debemos, è podemos mejor facer de derecho, è buena ordenanza, è buen uso, y buena costumbre de los dichos nuestros Reynos de Castilla, y de Leon. Y esta Tutoriá, y Regimiento, damos, y encomendamos à todos los sobredichos, fiando de la su verdad, è lealtad, que siempre guardaron al Rey mi padre, y à Nos; è porque somos ciertos, que ellos son tales, y tan buenos, que regiràn, y governaràn los dichos nuestros Reynos tan bien, y en tal manera, que sean al servicio de Dios, guarda, y servicio del dicho Infante mi hijo, y provecho, y honra de los dichos nuestros Reynos.

Otrosi, porque siempre sue, y es nuestra intencion, y voluntad de Nos hacer todas las cosas en quanto pudieremos, porque los dichos nuestros Reynos fuessen mejor regidos, y governados, de lo qual la principal causa, y que mas notoria es para ello aver gran Consejo, y bueno; en el qual Consejo es necessatio aver de toda gente, especialmente de aquellos à quien encargan la carga, y provecho de el bien comunal de el Reyno. (h) Por ende ordenamos este testamento, è nuestra postrimera voluntad, que suessen en nuestro Regimiento del Reyno de los señores Prelados, y Cavalleros de los nuestros Reynos los que son nombrados. Demás tenemos por bien., que estèn con ellos algunos Ciudadanos de eftas Ciudades que se siguen : conviene à saber, de la Ciudad de Burgos un hombre bueno; de Toledo otro; de Leon otro ; de Sevilla otro ; de Cordova otro ; y de Murcia otro. Los quales dichos seis Ciudadanos, mandamos, y ordenamos, esten siempre con los dichos Tuto-

(h) Siendo este modade govierno tan ajustado, y coforme mucho al que tuvieron los Romanos có fus Confules, Magistrados, y Tribunos, huvo graves fugetos (como verèmos en la historia del Rey Don EnriqueTercero) que cotradixeron el guardarse esta disposició, y fobre ello **fucedieron** muchos debates, parcialidades, y cotiendas. Aun la ultima voluntad de un Rey, que es fobre las leyes, ay Letrados que aleguen el no deberse guar dar.Es un cafo muy notable, como lo ponderarèmos à lu tiempo.

 $V_2$ 

res.

res, y Regidores en todos sus Consejos, en tal manera, que los dichos Tutores, è Regidores, no puedan hacer, ni ordenar cosa alguna de Estado del Reyno, sin Consejo, y voluntad de los dichos Ciudadanos. Y esto hacemos, por quanto entendemos, que las Ordenanzas, y cosas que se nuestros Reynos, tenemos que es razon, y derecho, que los dichos Ciudadanos sean en todos los Consejos, y los dichos Tutores deban hacer, assi como aquellos, à quien atañe parte de ellos, è Nos mismo, aunque seamos Rey, quando los tales Consejos oviessemos de hacer, tenemos que era razon, aviendolo de hacer con Consejo de algunas de las Ciuda des del Reyno, aunque ellos sean muy buenos, como lo son, (i) y esto por muchas razones, que serà largo decir.

(i) No pudo este Grá Rey

decir cofa mas ajustada que esta, y que si todos Jos Reyes la observaran suviera bien governados sus Reynos. Pero, ò dolor! por ser cosa justa, y buena, huvo quien la cotradixo. Salvo, que si los que van por lasCiudades, yPueblos,no miran sì à su interes, y no al bien comun, es cosa lastimosa, y de que no furte fruto.

Y ordenamos, y mandamos, que los dichos seis Cindadanos, que sean escogidos en esta manera; conviene à saber, que el Consejo, Oficiales, y hombres buenos de cada una de las dichas Ciudades, se ajunten en su Cabildo, è Consejo, segun que lo han de costumbre; è que ellos ansi juntos juren sobre la Cruz, è los Santos Evangelios, que segun sus conciencias, è su entendimiento, bien, y verdaderamente escogeran, y nombraran en si quatro hombres buenos, quales ellos entenderan, que mejor cumple, para querer procurar, y guardar el bien, y provecho comun de todo el Reyno; è cada una de las dichas Ciudades, onde ellos son vecinos, è moradores, y todas las otras Ciudades, Villas, y Lugares de todo el Reyno. E que estos quatro sean presentados à los dichos seis Tutores, y Governadores, para que todos seis en uno escojan de estos quatro ansi nombrados de cada una de las Ciudades dichas, uno, ò dos para Consejeros; y segun, que à los dichos seis Tutores mejor visto fuere, por servicio del dicho Infante mi hijo, y por bien; y honra, y provecho comun de los dichos Reynos, y en aquella manera, que los dichos Tutores entendieren, que mejor se contentaran las dichas Ciudades, Villas, y Lugares de los nuestros Reynos.

Otrosi, ordenamos, y mandamos, que à todos estos Tutores, y Regidores, sea tomado pleyto omenaje, y jura sobre los Santos Evangelios, que bien, y lealmente à todo su poder, è buen entender, regiràn, y governaran el dicho Reyno, è guardaràn el servicio del Rey, è provecho, y honra del dicho Reyno. E mandamos, que este mismo juramento hagan los Ciudadanos, que sueren escogidos para Consejeros en todos los Consejos que huvieren de hacer. Y ordenamos, que estos dichos Tutores, y Regidores ayan lleno, y cumplido poder para todo lo que dicho es, tan bien, y tan cumplidamente, como lo huvieren mejor qualesquier Tutores, è Regidores en semejantes casos, y segun los buenos usos, y costumbres de los nuestros Reynos de Castilla, y de Leon. Y mandamos, que todos los naturales, y subditos de los nuestros Reynos, que los obedezcan en todas aquellas cofas, que percenecen al Regimiento, so las penas de suso contenidas. Y ordenamos, y mandamos, que aya cada uno de los dichos seis Tutores, y cada uno de los Ciudadanos, para su mantenimiento estas sumas de dinero, que se siguen : conviene à saber, al Marquès de Villena, cien mil maravedis. (K) Al Arzobispo de Toledo, ochenta mil maravedis. Al Arzobispo de Santiago, ochenta mil maravedis. Al Maestre de Santiago, setenta mil maravedis. A Pedro Gonzalez de Mendoza, setenta mil maravedis. Al Conde D. Juan Alonso, setenta mil maravedis. Y otrosi, à cada uno de los Ciudadanos, quince mil maravedis; que fon por todos quientos y fetenta mil maravedis.

Otrosi, tenemos por bien, y mandamos, que si alguno, è algunos de los dichos Tutores, y Regidores principales, salleciessen por ventura, que en razon de aver otros en su lugar, se guarde esta sorma, que se sigue: Conviene à saber, caso que falleciesse el Marquès de Villena, que succeda en su lugar Don Pedro su hijo. Y salleciendo qualquier de los Arzobispos, que en lugar del que falleciere, sea Tutor el Arzobispo que aora es de Sevilla; y salleciendo este Arzobispo, que sea Tutor en su lugar Don Alvaro, Obispo de Cuenca. Otrosi, salleciendo el Maestre de Santiago, sea en su lugar Don Gonzalo Nuñez, Maestre de Calatrava; y falleciendo el Conde Don Juan, sea en su lugar Diego Lopez Sarmiento, nuestro Mariscal Mayor; y falleciendo Pedro Gonzalez de

de la tassacion, que en tiempo de el Rey D. Enrique Tercero fe hizo d**e** los maravedis que tocaban à cada Capellan de la RealCapia lla de losReyes de Toledo, valian entoces cien mil maravedis casi cinquenta mil ducados de nuestros tié-

(K) Respeto

Mendoza, sea en su lugar nuestro Alferez Mayor. Otrosi, que en caso que falleciere qualquier de estos nombrados, que debe suceder en lugar de los seis Tutores principales : ordenamos, que los cinco que fincaren, puedan escoger, y escogan un natural de los nuestros Reynos, para que sea Tutor, y Regidor en lugar de aquel que falleciere. Y en caso que sea Prelado el que falleciere, mandamos, que sea otro escogido para poner en su lugar; y si falleciere Macstre, sea escogido otro Maestre; y si Cavallero, otro Cavallero, que sea Tutor, y Regidor en lugar de aquel que falleciere. Pero nuestra intencion es, y assi lo mandamos expressamente, y defendemos, que no sea escogido por Tutor en lugar del que falleciere alguno de los Adelantados, porque chan siempre ocupados cerca de la jutticia, y la deben hacer, y guardar, de la qual justicia cada uno es à dar razon, y cuenta à los dichos Tutores, y Regidores; è deben ser en tal manera, que luego que alguno de ellos falleciere, sea otro escogido, segun dicho es, porque siempre sean seis Tutores, los quales sean siempre los dichos Prelados, un Maestre, y tres Cavalleros Grandes de nuestros Reynos. Otrofi, ordenamos, y mandamos, que quando falleciere aiguno de los seis Ciudadanos Consejeros, que el Consejo, Oficiales, y hombres buenos de las Ciudades, donde fuere aquel que falleciere, provean, y deban escoger entre si otros quatro hombres buenos en la manera sobredicha, è los presente à los dichos Tutores, y Regidores, para que ellos escojan, è tomen uno, ò dos de ellos para Consejeros, segun dicho es. Y esto ordenamos, y mandamos, que sea guardado assi en los Tutores, y Regidores, como en los Ciudadanos Consejeros. Y otrosi, mandamos à los susodichos, y à todos los de nuestros Reynos, que cumplan, y guarden, y hagan guardar, y cumplir todas las cosas contenidas, que Nos mandamos en este nuestro

(1) No sè yo con què podian colorir no incurrir en estas penas, los que testamento, è los unos, ni los otros, no fagadas endeal, contanto elso pena de traycion, (1) y de aquellas penas, y casos en fuerzo,y aun armas que caen aquellos, que no cumplen, ni guardan las cosas por no queriá se contenidas en este testamento, y postrimera voluntad de guardasse este testamen-10.

su Rey, y señor natural. Otrosi, mandamos al Infante Don Fernando nuestro

hi-

hijo las Villas de Medina del Campo, y Olmedo; è por quanto las Villas son de la Reyna mi muger, è no tiene en ellas, salvo las rentas foreras; por ende le rogamos, que quiera tomar en trueque de las dichas Villas à Ecija, y Arjona, con sus Aldeas, y terminos, las quales son buenas Villas. Y en caso que no valen tanto estas, como las Villas de Medina, y Olmedo; tenemos por bien, y es nuestra merced, que aya la Reyna el cumplimiento de las dichas rentas de el Almojarifazgo de Sevilla. Y mandamosle mas al dicho Infante las Villas de Valmaseda, y Santa Gadea. Y estas quatro Villas dichas le mandamos, damos, è donamos con todas sus Aldeas, è terminos, y con todas las rentas, pechos, y derechos de ellas, (salvo, que las no puedan echar pedidos) y con-toda la justicia alta, y baxa, con mero mixto imperio; salvo las Alcavalas, y Corregimientos, y suplicacion de justicia, que finque siempre à la Corona Real. Y esta manda, y donacion le hacemos con tal condicion, que si el dicho Infante falleciere sin hijos legitimos, que tornen las dichas Villas à la dicha Corona del Reyno.

Otrosi, dexamos por nuestro legitimo heredero de los nuestros Reynos de Castilla, y Leon, y de los otros bienes, assi muebles, como raíces, por do quier que los Nos ayamos, y pertenezcan à Nos en qualquier manera, è por qualquier razon, al dicho Infante Don Enrique. E pedimos à Dios por merced, que lo fizo nacer, le dexe vivir, y reynar, y governar los dichos Reynos en paz, y en justicia à su servicio, y ensalzamiento de la nuestra Santa Fè Catholica, y à sossiego, provecho, y honra de los dichos Reynos, porque el cuerpo honre, y salve al

anima, Amen.

Otrosi, mandamos al dicho Infante nuestro hijo todo el Sesorio de Cara, y de Vizcaya, y esso mesmo todo el Ducado de Molina, con todos los Lugares que eran nuestros, quando eramos Infante, que Nos aora tenemos; y mandamos, que los aya, y sean siempre para el, y para los otros Infantes, que sueren herederos de Castilla, y que sea siempre para el tierra partida, para los Infantes herederos, assi como lo es en Francia el Delsinado, y en Aragon el Ducado de Girona.

V4

Otrosi,

312 Libro tercero, Cap. 9.

Otrosi, le mandamos al dicho Infante Don Enrique, desque Dios le dexàre reynar, que haga siempre mucha honra à la Reyna mi muger, assi como à madre, è le guarde todas las donaciones de las Ciudades, Villas, y Lugares, que le Nos hicimos en tal manera, que los aya, y possea ella despues de nuestros dias, segun que mejor los huviere, y posseyere al tiempo de nuestro sinamiento, segun que mas cumplidamente se contiene en las Cartas de privilegio, y mercedes, que tiene en esta razon.

Otrosi, rogamos, y mandamos al dicho Infanțe, que de las rentas del Reyno, que à el pretenecen, quando Dios le dexàre reynar, que haga dàr à la dicha Reyna cada un año para mantenimiento de su casa trecientos mil maravedis, demàs de las rentas que ha de haber de sus Ciudades, Villas, y Lugares, porque ella pueda mejor,

y mas honradamente mantener su estado.

Otrosi, avemos hecho todo nuestro poder, para saber por quantas partes pudimos à quien pertenezca el Reyno de Portugal, segun lo qual hasta aqui sabemos, no podemos saber, ni entender de muchos, y de unestra conciencia, que otro aya derecho en el Reyno, salvo la Reyna mi muger, è Nos. E porque podria ser, que algunos informassen al dicho Infante mi hijo, que el avia derecho en el Reyno, assi como nuestro hijo legitimo, y heredero, por lo qual podria ser que se moviesse à tomar voz, y titulo del Reyno de Portugal, de lo qual podria nacer perjuicio à la Reyna mi muger, tomandole, y perturbandole el titulo, y possession de Reyna, que es. Por ende desendemos sirme, y expressamente al dicho Infante mi hijo, que por ninguna informacion, ni inducimiento, que le sea hecho, que no tome la voz, ni titulo de Rey de Portugal, sin primeramente ser declarado, y determinado por sentencia de nuestro señor el Papa, que el dicho Reyno pertenezca à el, como à primogenito heredero. Y porque esto se pueda mas de ligero saber, Nos dexamos por escrito, firmado de nuestro nombre, todo quanto de este hecho podemos entender, por do creemos, que se puede demostrar, y haber grande informacion, y saber por verdad à qual de ellos pertenece el dicho Reyno, y que se retenga por el dicho Infante Don Enrique

todas las Villas, Lugares, y Castillos, que Nos agora tenemos, è cobraremos de aqui adelante en el dicho Reyno de Portugal, y del Argarve. Porque en caso que se halle, que el dicho Reyno pertenece à la Reyna, debe ella pagar al dicho Infante, antes que le sean entregadas las dichas Villas, Lugares, y Castillos, todas las costas que Nos avemos hecho por mar, como por tierra, y las que hicieremos de aqui adelante, por ganar, y aver para ella la possession pacifica del Reyno; las quales costas claramente se pueden mostrar, y saber por los nuestros libros, è fuera de muy grandes trabajos, que Nos por nuestra persona, y los nuestros en esto avemos sufrido, y de pèrdida de muy grandes hombres, y otros muchos nuestros naturales, que en el dicho Reyno, por esta razon avemos avido, segun que es publico, y notorio à todas las Españas, y por otras qualesquier partes de el mundo.

Otrosì, mandamos al dicho Infante mi hijo, quando Dios quiera que reyne, que guarde à la Infanta Doña Leonor nuestra hermana, todas las mercedes de las Villas, que de Nos tiene para siempre, segun los privilegios que de Nos tiene, segun que aora las possee; y mandamosle mas trecientos mil maravedis cada un año, para que se mantenga honradamente, segun que cumple à su honra, y à su estado. Y que estos trecientos mil maravedis aya en cada un año, en quanto estuviere en Castilla.

Otrosì, mandamos à los nuestros Testamentarios, que miren el Testamento del Rey nuestro padre, y que sepan el dote, que mandò à la dicha Infanta nuestra hermana, y vean quanto es el dote, que recibiò el Rey de Navarra de su casamiento, y que todo lo que mengua, que avia de aver la dicha Infanta nuestra hermana, que lo aya el Rey de Navarra, segun està en las cartas de las pagas, que sueron hechas por el Cardenal de Bolonia en Santo Domingo: porque lo èl debe aver en el dicho dote, con las condiciones, que en la dicha carta se contiene, porque la dicha nuestra hermana aya su cumplimiento del dicho dote; y tenemos por bien, que la paga sea hecha al Rey de Navarra, en esta manera, todo lo que hu-

VICE.

viere de haber del dicho dote: Primeramente, que le sean descontadas las veinte mil doblas del empeñamiento de la guarda, que nos èl debe, y esso mismo lo que queda por pagar de la redempcion de Mosen Pedro de Cor-

tonay.

Otrosì, que las penas en que Nos huviere caido, por los no pagar al plazo, que estaba obligado por sus cartas; y esto descontando, le paguen de nuestro resoro todo lo que falleciere para cumplimiento del dicho dote; y todavia tenemos por bien, que sean descontados al Rey de Navarra de las veinte mil doblas, los slorines que Nos ordenamos, que el Infante de Navarra, que es aora Rey, huviesse estas doblas, quando salimos de Portugal.

E otrosì, mandamos al Infante Don Enrique nuestro hijo, que guarde todas las mercedes, que el Rey nuestro padre, è Nos ayamos hecho à qualesquier personas, segun que mejor, è mas cumplidamente les sue

guardado en tiempo del Rey mi padre.

Otrosì, mandamos al dicho Infante, por quanto Nos somos tenidos a èl, y al Infante Don Eernando de las docientas mil doblas de oro, que nos dieron en cafamiento con la Reyna su madre, de qualquier tesoro, que Nos dexaremos, ò de las rentas de nuestros Reynos, que entregue al Infante Don Fernando las cien mil doblas: pues que el Infante Don Enrique queda heredado de los nuestros Reynos, è demás, que le dexamos heredero de Lara, y Vizcaya, bien queda entregado de los

florines, que à Nos pertenecen.

Otrosì, mandamos al Infante Don Enrique mi hijo, por quanto no tiene agora Oficiales, que tome por Oficiales de su casa estos, que có este escrito se contienen. Primeramente, que el Marquès de Villena, nuestro Condestable, lo sea suyo, como lo es nuestro. El Arzobispo de Santiago, que sea su Chancillèr mayor, como lo es nuestro. Y Pedro Gonzalez de Mendoza, su Mayordomo mayor, assi como lo es nuestro. Y Juan Hurtado de Mendoza su Alserez mayor. Y Juan de Velasco, que sea su Camarero mayor; (pero que no aya otros dineros de la Camara, que agora ha, y tiene) y que Diego Gomez Sare

Sarmiento sea su Alguacil mayor, y su Mariscal; y la Reposteria, que la aya su hijo mayor; y que la copa la aya Alvaro de Albornòz; y la escudilla Juan Duque; y el cuchillo Juan Martinez de Medrano: y la Camara de

los paños Diego Lopez de Stuñiga.

Otrosì, mandamos, que los Arzobispos de Toledo, y Sevilla, y todos los otros Prelados de la nuestra Audiencia, que lo sean suyos, assi como aora son nuestros; è demàs, que sea Oidor el Obispo de Chenca, assi como lo son los otros Prelados, por quanto afán, y trabajo ha tomado en la crianza del dicho Infante. E mandamos, y ordenamos, que el dicho Juan Hurtado sea siempre en su servicio, y crianza, segun que lo ordenamos con los otros Oficiales de su casa. Otrosì, que todos estos Oido: res, que sean legos, como aora lo son. Y otrosì, que Pedro Lopez de Ayala aya el Pendon de la vanda, è que sea su Alferez, assi como aora lo es nuestro. E que Pedro Lopez Carrillo sea su Mariscal, assi como aora lo es nuestro, y su Aposentador mayor. Etodos los Oficiales de justicias, assi Adelantamientos, Notarias, y Alcaydias de los Hijosdalgo, è todas las nuestras Alcavdias de la nuestra Corte, que las ayan aquellos que agora las tienen de Nos. Otrosì, que todos los demas Oficiales, assi como lo son, que tengan sus oficios, assi como los rienen agora de gracia del dicho Infante; è que la dispenseria de los Cavalleros, que la aya Juan de San Pedro, assi como la ha agora de Nos, y la Contaduria de la Dispensa, que la aya Hernandez Perez de Villafrança.

Otrosì mandamos, que el Infante Don Fernando aya por sus Oficiales à estos. Primeramente, que el Adelantado Pero Suarez de Quiñones, sea su Mayordomo mayor; è que sea su Chanciller mayor el Arcediano de Treviño; è que sea su Camarero Carlos de Arellano; y que sea su Copero mayor Mosen Manuel; y su Repostero mayor Lope Fernandez de Vega; y su Alguacil mayor Fernan Carrillo. El cuchillo, que so aya Alvaro de Villa-San; y el escudilla su hijo mayor de Lope Fernandez de Vega. Otrosì, que sea su Contador mayor Gutierrez; y su Repostero Alonso Garcia de Madrid. Eque estos Oficiales ayan sus raciones, y mantenimientos,

Libro tercero, Cap.9.

segun que pertenezca à los Oficiales de la casa del Infante, è que lo ayan de la renta, que Nos dexamos al dicho Infante. E que todos estos Oficiales sean siempre vassallos del Infante Don Enrique mi hijo : pero que no dexen siempre, en paz, ò en guerra, al Infante Don Fer. nando mi hijo. Y mandamos al Infante Don Enrique mi hijo, que dè tierra, y mantenimienro en lo que entendiere que cumple al Infante Don Fernando mi hijo, que le al perrenezca. Otrosì, le mandamos, que siempre guarde las ligas, y amistades, que Nos avemos con los Reyes de Francia, Aragon, y Navarra, y con todos los Reyes, y Principes, segun se contiene en las ligas, y amistades, que entre ellos, y Nos son.

Otrosì, mandamos al dicho Infante, que nunca de las justicias de las Villas, y Lugares de la Reyna Doña Beatriz mi muger, que ella tiene agora, y de las que tuviere al tiempo de nuestro fallecimiento; porque nos lo

rogò assi la Reyna nuestra madre en su vida. (m) Otrosì, mandamos al dicho Infante mi hijo, que (m) la tierra de las Asturias, que Nos tenemos para la Coro-Grandissima na del Reyno, por el yerro que el Conde Don Alonfo nos fizo, que nunca la de à otro, salvo que sea siempre de nuestra Corona, assi como Nos lo prometimos à los de la dicha tierra, quando para Nos la recibimos. E otrosì mandamos, que todas las joyas, Corona;

y guirnaldas, piedras, y aljofar, que Nos dexamos en la nuestra Camara, que sean repartidas en esta manera: Que el Infante Don Enrique aya las Coronas, y la espada de virtud; y todas las otras joyas, y otras cosas de nuestra Camara, que sean hechas en tres partes : la tercera para el Infante Don Enrique : la otra tercera parte para el Infante Don Fernando; y la otra tercera parte que la ayan los dichos Testamentarios, para cumplir todas las cosas, que Nos mandamos por nuestra anima. Y por si no bastare esta tercera parte para cumplir, y pagar las cosas que Nos mandamos por nucltra anima, mandamos que tomen los dichos Testamentarios todas las deudas que ger la Reyna nos deben, las quales dexamos en nueltro inventario Doña Leoescritas; y mas que tomen de las rentas de nuestros Reynor. (como nos, quando entendieren que cumple para pagar las di-

dificultad co tiene esta razon, y caufa, que dà el Rey, para que no ponga el Infante austicia en los Lugares, que Eueren de la Reyna Dona Beatriz, porque su madre de este Rey, la Reyna Doña Juana, muriò en vida de la primera mu-

rà le ha visto

dichas mandas de nuestro Testamento, è cosas à que Nos en esta histofuessemos deudores.

Otrosì, mandamos à la Reyna mi muger todas las Coronas, y guirnaldas, aljofar, y piedras, que Nos le dimos; è que no le sea demandada cosa alguna, que Nos la confirmamos por nuestro Testamento; pero tenemos por bien, que torne la dicha Reyna al Infante Don Enrique la guirnalda de las esmeraldas, que es muy gruessa, la qual suc de la Reyna su madre; y la dicha guirnalda Nos no la dimos à la Reyna, fino que la encomendamos, que la guardasse para el dicho Infante, hasta que fuesse grande, por quanto avia sido de la Reyna su madre.

Otrosì, entre el Rey nuestro padre, que Dios perdone, è Nos de la una parte, y el Rey de Navarra de la otra, fueron hechas confederaciones, y ligas con ciertas condiciones, y posturas; para las quales tener, y guardar, diò el dicho Rey de Navarra ciertos Lugares de sus Reynos en rehenes; los quales Nos debiamos tener, y tenemos por cierto tiempo, fegun que todo esto mas cumplidamente se contiene en los tratos que se hicieron, sobre las dichas ligas, y confederaciones, las quales fueron despues que Nos reynamos, ratificadas, loadas, y aprobadas entre Nos, y el Rey de Navarra; los quales Lugares han sido dados, y entregados en rehenes, è deben fer dados, y entregados al dicho Rey, desque suere acabado el dicho tiempo, que los Nos debemos tener. E Nos con el Rey por esto mandamos, que si el dicho Rey no vinicre con- su hijos y cotra las dichas confederaciones, y ligas, y las guardare, segun las prometiò, que desque se cumpliere el dicho tiempo, que las dichas rehenes debemos tener, que luego le sean entregadas libremente, è le no sean detenidas por el dicho Infante, ni otro en su nombre. E Nos por este nuestro Testamento, y postrimera voluntad, quitamos el pleyto omenage à los que tienen los dichos Lugares, una, entonces la è dos, è tres veces, è les mandamos, que la entreguen Reyna Dona al dicho tiempo.

Otrosì, Nos hicimos prender al Infante Don Juan, no porque lo èl mereciesse, mas porque no pusiesse estorvo Esto à la Reyna mi muger, è à Nos en la succession del Reyno salvo, &c. de Portugal, pues que el no avia derecho alguno en el

ria) Cômo, pues, le pudo rogar por estotra Reyna Doña Bea triz, fi no fe imaginaba entonces ser muger suya? No me negarà el curiolo, que es buena dificultad; pero à mi jui cio, se disfuelve de que và la Reyna Dona Juana tuvo por nuc ra de sus dos Infantes nietos Don Enrique,y Don Fernando, à la dicha Dona Beatriz, que al cabo vino à cafar mo en aqueilos desposorios la assignaron Lugares, de aqui procediò rogar por ella luana, madre del Rey Juana Don fiento; 318 Libro tercero, Cap. 9.

dicho Reyno, porque lo èl debiesse hacer: lo qual se presumiò se hiciera por muchas suspiciones violentas, que de èl aviamos visto, y conocido. E por ende puesto que estè preso sin razon, pues está sin culpa preso, mandamos, que lo suelten los dichos Testamentarios; salvo, si ellos en uno con los dichos Tutores, y Regidores hallàren, que no debe ser suelto. Sobre lo qual encargamos sus con-

ciencias, y descargamos la nuestra. Otrosi, en razon de la Reyna nuestra suegra, y del Conde Don Alonso, y del Infante Don Dionis, y de la hija del Rey Don Pedro, y del hijo de Don Hernando de Castro, mandamos à nuestros Testamentarios, que ellos en uno con los dichos Tutores, y Regidores, ordenen, y hagan de todos ellos aquello que entendieren que se deba hacer en razon, y con derecho, porque nuestra anima fea descargada: lo qual todo cometemos, y dexamos en su alvedrio, y buena disposicion, y este es nuestro Testamento, y postrimera voluntad; y mandamos, que si no valiere como nuestro Testamento, que valga como nuestro Codicilo, è que valga como nuestra postrimera voluntad. Y mandamos, v rogamos à Don Pedro, Marquès de Villena, nuestro Condestable ; y à Don Juan Cabeza de Baca, Obispo de Coimbra; y à Don Pedro Gonzalez, nuestro Mayordomo mayor; y à Diego Gomez Manrique, nuestro Adelantado mayor de Castilla; y à Pedro Lopez de Ayala, nuestro Alferez de el Pendon de la Vanda; y à N. Gonzalez Palomeque; y à Juan Serrano, Prior de Guadalupe, nuestro Chanciller del Sello de la puridad, que lo firmassen de sus nombres, y lo sellassen. con sus Sellos pendientes, para dar mayor see en qualquier lugar que parezca; porque esta es nuestra postrimera voluntad, escrita en nuestro Real de Cillorico de la Vera à veinte y uno de Julio, ano del Nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y trecientos y ochenta y cinco años. NOS EL REY.

Y los que salvaron, y sirmaron el Testamento, sueron Don Pedro Joannes Episcopus. Pedro Gonzalez. Diego Gomez. Pedro Lopez. N. Gonzalez, y Joannes Prios de Guadalupe.

Aun4

Aunque aya sido, ò sea de algun cansancio al Lector, me pareciò conveniente poner aqui todo el Testamento, por muchas circunstancias, que pueden servir en adelante, quando lleguèmos à tratar la historia del Rey Don Enrique el Tercero. (el Ensermo, ò Doliente por otro nombre) Huvo tantas dissensiones, y barajas sobre el guardar, ò no este Testamento, hasta llegar à hacer armas, y andar casi à las punadas, que porque el curioso vea, y examine esta disposicion, y ultima voluntad del Rey, y si ay alguna cosa que obste à que no se guarde, quiero que todos la vean, y la noten à su tiempo. Vamos aora à nuestra historia.

Casi sin trabajo se apoderò el Rey Don Juan de Cillorico, y dexandole Guarnicion bastante, passò à Coimbra: quemòle los Arrabales, sin obrar otra cosa; passò al Castillo, y Villa de Leyra, que la tenia un Cavallero Gallego por la Reyna Dona Leonor; y à fuer de leal, no quiso entregar las llaves de la Fortaleza, pero hizo que focorriessen al Exercito del bastimento que avia, por su dinero, y precio cada cosa. Tuvo alli el Rey noticia. como el Maestre de Avis, y nuevo Rey, le venia buscando con su gente, y que en un Pueblo, llamado Tomar. quedaba ordenando ssus esquadrones para la batalla. Los cuerdos admiraban la ossadía del Lusitano; los bu-Iliciosos sacaban burla, y fisga. Estando en esto, llegò cierto escudero de parte del de Avis, con una carta para el Rey, de Nuño Alvarez Pereyra, que yà se intitulaba Condestable de Portugal, merced que el nuevo Rey le avia hecho, por ser este Cavallero, como và diximos, quien con mas denuedo facò la cara al rebelion, y ape-Ilidò libertad. Abriò el Rey la carta, leyòla, y en sustancia contenia:

## CARTA DE NUÑO ALVAREZ PERETRA al Rey Don Juan.

S EñOR, el Rey de Portugal mi señor, y todos los suyos naturales de su Reyno, que le assisten, y militan debaxo de sus vanderas, dicen, y requieren de parte de Dios, y de San Jorge, que no quieren, ni

Libro tercero, Cap. 9. 320

es su intento destruir la tierra de Portugal. Por lo qual, si porque Dios sea servido, y se escusen estos daños, gusta V. Magestad de tornarse à Castilla, ofrezco à lev de quien soy, que con que el Rey mi señor quede bien puesto, darè en esta materia un corte, y hare tal partido, que V. Magestad quede muy decorado, y muy gustoso. Pero si esto no le quadra; y quiere proseguir en su viage, le advierto, que el Rey mi señor, y los que con el estamos, ponemos en manos del Cielo nuestra justicia, y queremos que en batalla se vea, y se conozca

quien la tiene.

Al passo que esta carta mérecia alguna atencion, y mirar, y reparar, que siempre sue cordura, à quien pide medios, y partidos, no despreciarle, al mismo passo no. se hizo caso de ella. Quien duda, que los de mayor orgullo no pensarian, que el venir el Portuguès, ò de su parte con aquellos requerimientos, y protestas, era puro miedo, y estar amilanados? Finalmente, con acuerdo de estos, ò sin èl, respondiò el Rey al mensage, y carta de Nuño Alvarez: Que bien sabia, que quando èl casò con la Reyna Doña Beatriz, hija legitima, y unica del Rey Don Fernando, en la Ciudad de Badajoz, donde se celebraron las bodas, assi el dicho Neño Alvarez, como el mismo Maestre de Avis, que se llamaba Rey, y casi todos los demás Grandes de aquel Reyno, besaron la mano à la dicha Reyna, como à señora de Portugal, despues de muerto su padre, y à el por el consiguiente, como à marido suyo. Sobre lo qual huvo los solemnes juramentos, que eran notorios, puestas las manos sobre la Hostia consagrada, y verdadero Cuerpo de Dios; y que assi, siendo tan cierto su derecho à aquella Corona por la dicha Reyna Doña Beatriz su muger, por què avia de bolver atràs, y no tomar possession de cosa tan suva? Que si el Maestre de Avis, y los que eran de su vando, gustassen de venirse à su obediencia, el les ofrecia, que depuestos los enojos, y los grandes deservicios, que le avian hecho, partiria con todos los oficios, cargos, y mercedes de aquella Corona; y que si esto no les agradaba, y se determinaban à romper en batalla, que el tenia à Dios, y à la justicia de su parte, en que asianzaba la victoria.

En

En buen romance fue despedir al Portugues, y empiarle con Dios. La verdad sea, que cada uno pensaba que era clara su justicia, y que la del otro padecia muzhas quiebras. Y al modo, que quando abogan dos Lerados en un pleyto, vemos que cada uno calla lo que le daña, y en lo favorable lo sublima, y exagera: assi aqui el Portuguès callaba el trato, y juramento de aver reconocido por Reyna à Doña Beatriz, y al Rey Don Juan su marido, despues de muerto el Rey Don Fernando; y fundaba su derecho, en que avia jurado el mismo Rey Don Juan, que avia de ser Governadora del Reyno la Reyna Doña Leonor, hasta que tuviesse hijo la Reyna Dona Beatriz de edad competente para governarlo; y que pues rompia, y atropellaba este derecho de entrarse à governar à Portugal, faltaba à lo pactado, y à la justicia. Al tanto el Rey de Castilla callaba esto, de que siempre avia de ser el Governador del Reyno de la Nacion Portuguesa, y asiase solo al ser unica heredera del tal Reyno fu muger, y el à fuer de su marido, tener el mismo derecho. Con esto cada uno clamaba tener justicia, y lo asianzaba en Dios, y en que las armas decidiessen la contienda.

El Maestre de Avis, viendo despreciados sus requerimientos, compuso su Campo lo mejor que pudo, que se componia de dos mil y docientos Cavallos, (n) y de hafta diez mil Infantes, ballesteros, y piqueros, y gente de toda broza, que harto avia de esto, hombres patanes, y visoños, que no avian tomado armas en su vida, y solo los llevaba el apellidar libertad, y no querer ser esclavos. En un Lugar, que dicen Puerto de Maos, distante dos leguas de donde iban los Castellanos en su busca, ordeno sus esquadrones con linda disposicion de sitio; causa principal de su buena dicha. Avia una buena Plaza para pelear, y cenianla los costados los Valles barrancosos, por donde no podia el Enemigo hacerles dano con su Cavalleria. En este sicio, pues, y con muy buena ordenanza se estuvo el Portugues quedo, y rehacio; esperando que le acometiessen, que es lo mismo que estar entre dos murallas esperando el choque. Llegò nueltro Rey Don Juan con todo su Campo à darles vista

(n)Chronica del ReyDon Juan el Primero, año 7. cap.13. Libro tercero, Cap. 9.

322

cosa de legua y media de distancia. Fueronse acercando à ellos, y en una campaña llana, y rafa, ordenò sus batallones : Pusieronse en fin à guisa de pelear un Lunes ( Martes, que fue bien aciago para Castilla) catorce dias del mes de Agosto, vispera de la Assumpcion de nuestra Senora, que aun por fer en ficha suya esta batalla, y averla tomado el Rey del Sagrario de Guadalupe parte de sus joyas, y tesoro, salieron hartos juicios, de que el quedar derrotado, fue castigo. Estando, pues, el un Campo con el otro frente à frente, bolviò à salir Nuño Alvarez, nuevo Condestable de Portugal, y llamando à algunos Cavalleros Grandes de Castilla, les hizo segunda vez sus requerimientos, ofreciendo medios honrosos; pero sin querer dexar la Corona, ni el Govierno. Anduvieron las demandas, y respuestas de la vez passada, sin sacar mas fruto, que gastar el tiempo. Despidieronse de la habla, apellidando batalla cada uno en nombre de su Rey, y

haciendo testigo à Dios de su justicia.

Estaba el Rey Don Juan en este lance bien aquexado de su dolencia, recostado (dice su historia) en brazos. de un Cavallero: harta desazon para sus gentes. Hallandole de aquel modo, que apenas podia hablar los que avian buelto del mensage, y hablando con Nuño Alvarez Pereyra, como avian notado el orden, y sitio, con que el Portugues estaba, y que era muy ventajoso, no obstante que tenia menos gente, aconsejaronse al Rey, dando muy buenas razones, que por ningun caso se acometiesse al enemigo, sino que se estuviessen quedos, y aguardassen, que el empezasse la lid, y saliessen à campo raso de aquel puesto amurallado que tenia. Que si sucedia assi, fiendo como eran los Castellanos mas en numero mejor, y mayor Cavalleria, y bien ordenada, tenian por muy cierta la victoria. Que si no salian, y acà no les inquietaban, era fuerza que no avian de esperar mas que hasta la noche, porque estaban hambrientos, y cansados, y sin traer matalotajes, ni mochilas para poder detenerse; con que retirandose, y huyendose, venian à quedar los Castellanos vencedores, y sin derramar sangre. Que ya el dia era muy baxo, pues eran casi las tres, que los Soldados tambien por aca no avian comido, que se

les

323

les diesse refresco, y esperassen, pues de una manera, ò otra, era sorzoso, que el Portugues desocupasse aquel sitio.

Por cierto, estas razones eran tan eficaces, que en la gente mas bisoña, bastaran à hacer operacion: mas si como venimos diciendo mucho rato ha, estaba de lo alto determinado el no acertarle en cola, què ay que proponer razones, ni argumentos? Opusieronse, pues, à este parecer los de la sangre caliente, Capitanes mozos, rebentando de Soldados, y con mucho brio dixeron, que era mengua grande de Castilla, no ossar acometer à un jabardo de Portugueses, acorralados de miedo en aquel valle: huvo en fin gran porfia sobre el caso. El Rey del modo que estaba, oía à unos, y à otros, sin saber que hacerse, si bien à fuer- de ossado, se inclinaba à los briosos. Acompañabale alli Mosen Juan de Ria, Embaxador del Rey de Francia, y su Camarero Mavor, natural de Borgoña, hombre de setenta años, de mucha prudencia, y autoridad, valentissimo Soldado, y que como tal se avia hallado en muchas batallas. Preguntole, pues, el Rey, que què le parecia? A lo qual respondiò de esta manera.

Yo, señor, soy como V. Magestad sabe, un Cavallero, vassallo del Rey de Francia, hermano vuestro, y amigo, y querer dar pareceres, quien es huesped, juzgo lo tendran à mal los que me escuchan; mas pues me lo preguntais, dirè muy sin rebozo lo que siento. Yo me he hallado en batallas infinitas, assi de Moros, como de Christianos; y lo que he aprendido en ellas es, que la mayor ventaja que puede tener un Rey, ò un Capitan, de sus contrarios, es saber elegir puesto, y ordenar sus esquadrones: En estas dos cosas, como en dos Polos, estriva el alcanzar, ò no victoria. Mas vencimientos, y triunfos han confeguido la maña, y el ardid, que no las fuerzas; y assi, aunque nuestros enemigos son menos en numero, y de muy poco valor, como aqui han ponderado algunos, estàn tan bien pertrechados, y tan ventajosos en el puesto, que se les puede temer. Yà, señor, qual veis, es tarde, al dia le falta poco; los Soldados están cansados del camino, lo uno, y lo otro de estar tanto

tiempo en pie, y cargados de las armas, desmayados demàs de esto, pues no han comido, ni bebido en todo el dia, por estàr tan lexos los Reales; por lo qual soy de parecer, que nos estemos quedos. Si los enemigos nos acometieren, pelearèmos en campo raso, donde no tendran ventaja; fi no se atrevieren, se vera que tienen miedo: con que veuida la noche, los nuestros tomaran refresco, y los contrarios de necessidad desampararan el campo, por ser cierto, que no traen prevencion alguna de comida: de noche, no tendrin verguenza de retirar-, fe, y huic : de dia, sentiràn mucho, que los noten de cobardes. En dos batallas, que los Reyes de Francia mis senores el Rey Felipe, y el Rey Don Juan tuvieron con el Rey Eduarte de Inglaterra, y con el Principe de Gales su hijo, salieron derrotados, y vencidos, solo por la mala orden, y no mirar en las ventajas del puesto. Yo aparejado estoy, tomese el parecer que se tomàre, à no ser el postrero en el peligro: pero fino se pone freno à los ardores jubeniles, que rebientan de ossados (quiera Dios que yo me engane) temo nuestra perdicion, y nuestro llanto, y la afrenta que padecerà Castilla, sin que la borre el tiempo en largos siglos.

Pagofe mucho el Rey Don Juan del razonamiento; y parecer del Francès, y mandò, que se executasse assi. Pero hicieronlo ya duelo los Cavalleros mozos, y bolvieron à bolcarle, obligandole, que mandasse tocar à acometer: por demàs es porfiar, quando se han de errar las cosas. Tomando, pues, al Rey en unas andas, Cavalleros prevenidos para el caso (porque con su vista, aunque estaba tan enfermo, se animassen todos) acometieron denodados los esquadrones que estaban en delantera, que à poder ser socorridos, despues de la Cavalleria, que estaba en las dos alas, no ay duda, sino que los Portuqueses quedaran derrotados. Mas essa era su ventaja, poder ellos pelear, sin que los nuestros les pudieran ofender. Acometiòseles, pues, digo con tal impetu, y coraje, que por mucho que la resistencia sue valiente, yà el esquadron Portuguès iba à bolver las espaldas. El Macstre de Avis, ò Rey de Portugal entonces, adelantoff presuroso de la esquadra, que llevaba, y aun à pie,

di=

325

dicen algunos, con su espada, y su rodela, y con grandes voces los comenzò à animar de esta manera:

Aqui està vuestro Rey, Soldados, donde vais? ò à que bolveis? ni què causa os acobarda? Por demàs es huir, porque el enemigo os tiene tomadas las espaldas; y assi no ay esperanza de vida, sino solo en la espada, y el valor. Acaso se os ha elvidado, que peleais aqui por el bien de vuestra patria? por la libertad? y por no vèr esclavos vuestros hijos, y mugeres? Poned delante sos ojos, la asrenta, la calamidad, y el llanto, que es suerza que venga sobre los vencidos. Y mirad finaimente, que no parezca, que averme alzado por Rey, ha sido para

burlarme, para dexarme corrido, y afrentado.

Tan eficaces fueron estas razones para los Portugueses, que revestidos de valor, bolvieron à hacer rostro à los que yà con griteria les iban dando carga: Aqui fue el estallar de las hondas, y hacer à piedra menuda, como dicen, que no pudiessen ofenderlos los cavallos Castellanos: Aqui fue hacerse tanto al coraje, que como perros dañados, se arrojaban à las picas: Aqui sue en sit el encenderse la batalla, y irse yà anegando en sangre millares de difuntos. Media hora escasa dicen las Chronicas, estuvo neutral, y dudosa la pelea: media hora sola durò al Campo Castellano el ardimiento, y al cabo de este rato, viendo la matanza que iba haciendo el Portugues, empezaron à aflojar, y à buscar por donde huir. El inseliz Rey Don Juan, que yà de las andas en que iba se avia puesto en una mula, por acudir mejor à todas partes, al mirar el estrago de los suyos, y al ver, que los que quedaban se iban poniendo en huida, diòse por perdido; y por no estinguir del todo la gloria Castellana, rindiòse al consejo de los que guardaban su persona, y le rogaban que huyesse. Con el dolor, con la pena, y la congoja, que puede considerarse, montò en un cavallo, y pisando cuerpos muertos, sin vereda, ni camino, se hizo à la espesura. Desde alli, sin sossegar, sin parar un punto, antes haciendo, que el bruto al rigor del azicate calzasse alas en los pies , se metiò en Santaren aquella noche, que es camino de once leguas. Miren, si para un Rey debilitado, y enfermo, y hecha dogal la pena, no escosa de admira# cion? cion? Conociòse lo grande de su pecho, su mucho corazon, su animosidad, y su brio; porque escapar sobre su dolencia de una perdida tan notable, ajada su gloria, muertos sus amigos, derrotados sus Soldados, deshecho su Exercito, victorioso, y triunfante su contrario, en verdad, que à muchos Reyes les costàra la vida. En fin, del modo que queda dicho, escapo de la batalla, quedando todo su Campo en manos del enemigo, que insolente de verse yà victorioso, hizo la mayor carniceria, que puede contarse; pues quedaron por despojos de la muerte diez mil de los Castellanos, y entre ellos personages de gran cuenta, la flor de los Titulos, y Grandes, como fueron Don Pedro de Aragon, hijo del Marquès de Villena, viznieto del Rey Don Jayme. Don Juan, señor de Aguilar, hijo del Conde Don Tello; y Don Fernando, hijo del Conde Don Sancho, primos hermanos estos dos del Rey D. Juan. Murieron assimismo Don Diego Gomez Mana rique, Adelantado Mayor de Castilla. Don Juan Fernandez de Tovar, Almirante de Castilla. Don Diego Gomez Sarmiento, Adelantado de Galicia. Don Pedro de Mendoza, Mayordomo Mayor. Don Pedro Carrillo, Maris; cal de Castilla. Alvar Gonzalez, y Fernan Gonzalez de Sandoval, hermanos. Ruy Barba, y Fernan Carrillo de Pliego. Don Juan Ramirez de Arellano, Juan Ortiz de las Cuebas, y Diego Garcia de Tro. Y de los Portugueses, que eran en favor del Rey Don Juan de Castilla, murieron Don Juan Tello de Meneses, tio carnal de la Reyna Doña Beatriz, à quien avia hecho el Rey Conde de Mayorga. Don Pedro Alvarez Pereira, Maestre de Calatrava. Don Diego Alvarez su hermano, y ambos hermanos de Nuño Alvarez Pereira, Condestable de Portugal, y el todo del Maestre de Avis, del qual hemos hecho mencion muchas veces. Muriò assimismo el Gran Francès Juan de Ria, Embaxador de Francia, y el que como vimos, aconsejo lo mejor. Dexò esmaltada su nobleza en querer morir, donde conociò la certeza del peligro, y no quedar expuesto à que le notassen, de que por no pelear, daba el consejo. Toda esta nobleza, sin otros muchos que no se resieren, por evitar prolixidad, y con el numero de diez mil de la demas gente, quedaron en aque-

llas

llas cañadas, y Valles de Aljubarrota, hechos espectaculo sangriento, y tumba lamentable de difuntos. De estos, y de otros dos mil que le costaron al Portuguès, corrieron en vez de agua sangre los arroyos. Assi aquella Aldea, como otros Pueblos vecinos, se despoblaron à vèr la victoria de los suyos, y los despojos, y la tangre derramada de los nuestros. Es ran memorable este sucesso, que hasta oy duran frescas sus memorias, celebrandole toda aquella Nacion, como fiesta muy solemne. Predican aquel dia grandes alabanzas de la gente Portuguesa, y hablan de los Castellanos lo que quieren, sin reparar en que el Pulpito no es lugar de vituperios. Acuerdome de aver visto un Sermon manuscripto de esta fiesta en su mismo idioma, y desde el per signum Crucis, hasta el fin, era la cosa mas ridicula que puede pensarse; pero ibale punto, por punto glossando un Castellano con lindas chanzas, y cuentos. En su modo tienen mucha razon los Portuguefes de solemnizar semejante victoria, pues les diò la libertad tan estimada de ellos. Vamos adonde ibamos.

Quedòse el Portuguès, que yà desde aqui podemos decirle Rey fixo de Portugal (tanto puede una derrota dada con buena sazon) quedose, digo, recogiendo los despojos, con el alborozo, y alegria, que puede pensarse, mientras nuestro Rey Don Juan à una de cavallo iba huyendo del peligro. Llegò à Santarèn, cansado, fatigado, lastimado, y triste. Dieronle alli que comieste, y luego al siguiente dia se entrò en una barca, y por el rio Tajo se sue, adonde estaba su Armada sobre Lisboa: Embarcose en ella, y suese à Sevilla, donde sue recibido. de aquella Ciudad con lagrimas, mezcladas en contento; porque aunque les lastimaba ver à su Rey, con la tristeza, dolor, y sentimiento con que iba: por otra parte se alegraban mucho de ver, que se avia librado del riesgo de la batalla. Alli se vistio de luto, sin querer mudar de trage en muchos dias, y aun años: estremo raro, y que causò admiracion à todo el Reyno. Y aunque pareciò, como acaso, no sue, sino un pronostico de la muerte de aquella Corona para Castilla. Solo con esta batalla murieron, y se acabaron las esperanzas; porque aunque las tenia el Rey Don Juan por entonces, y pensaba con ayu-X 4

das.

328 Libro tercero, Cap. 10.

das, y socorros recuperar lo perdido; con el torcedor que le echò el Portuguès del Duque de Alencastre, como adelante verèmos, tuvo muy bien que hacer en assegurar sus Reynos, y dexarse del estraño. Por no querer tomar los sanos consejos que le dieron tantas veces la gente experimentada, y governarse solamente por el distamen de los Cavalleros mozos, le traxo à estos estremos de perder aquella Corona, la reputacion, la sama, y sus mayores amigos, y vassallos. Harto exemplo para escarmentar los Principes en saber governarse, y no regires solo por su orgullo.

## CAPITULO X.

DEL SOCORRO QUE EMBIO EL REY de Francia al Rey Don Juan, del pesame que le escriviò el Papa Clemente, y de la venida del Duque de Alencastre à España, à instancia del Maestre de Avis, y à Rey de Portugal.

Ubierto de tristeza, y arrastrando luto, dexamos dicho, se partiò el Rey Don Juan de la Ciudad de Sevilla, despues que se huvo reparado de su dolencia, y fuesse à Valladolid, donde hizo llamar à Cortes. Acudieron todos los Grandes, y señores de los Reynos, y el que menos no poco lastimado de la derrota, y desastre que queda referido; pues nadie escapò de perder padre, hijo, amigo, hermano, ò pariente. A fuer de sentidos braveaban todos, porque se diesse traza del despique. Acordose, que se alistasse, y juntasse gente de todas parres, y que por medio de Embaxadores se diesse cuenta al Rey de Francia, y se le pidiesse ayuda. Los Embaxadores, destinados para la funcion, llegaron à Paris, y hechas las corteses ceremonias, para besar al Rey la mano, le hicieron relacion muy por menudo (porque llevaban esse orden)de todo lo que avia passado en la batalla, del numeroso gentìo que avia muerto de parte de Castilla, la causa de ello, y de la manera que escapò el Rey huyendo, su dolencia, su tristeza, su pesar, con las demás circunstancias, que hacian lastimoso el caso. Ovolos el Rey de Francia, com=

compassivo mucho, y al tanto los Grandes de su Reyno, que se hallaron presentes; y usando de su Christiandad, y bizarria, anduvo tan galante, que mandò se aprestassen al punto dos mil lanzas, Cavalleros, y soldados escogidos, con muy buenos Capitanes, y por Cabo de ellos al Duque de Borbon, tio del Rey. Demàs de esto, quiso que fuessen pagados, y para ello mandò se diessen luego cien mil francos de oro. Socorro por cierto mas que de padre, y amigo. Gente mucha, buena, y pagada antemano, no se puede pedir mas. Añadiò el Rey Christianissimo por escrito, y de palabra à los Embaxadores, que si no bastasse aquel socorro, embiaria todo lo demàs que fuesse necessario, hasta ir èl en persona; si fuesse menester. A que los Embaxadores dieron de parte de su Rey, un millon de gracias, diciendo, que èl, y su Reyno todo estarian eternamente gratos, y reconocia dos à mercedes tan señaladas, y grandes.

Quan gozoso, y contento se hallaria el Rey Don Juan con esta ayuda de costa, no ay que decirlo. Leyò las cartas del Rey Francès con suma alegria, haciendolas notorias à los suyos, y assimismo la relacion que traian los Embaxadores, para que todos se alentassen, y se desencogiessen del miedo, y del horror de que estaban llenos. Lo mismo hizo con la carta que desde Aviñon le embiò el Papa Clemente, dandole el pesame de la pèrdida passada, y consolandole en sus cuitas con exemplos. La qual carta, por consuelo de el curioso, quiero que vaya aqui, que traducida de Latin en Castellano, decia de esta

suerte:

## CARTA DEL PONTIFICE CLEMENTE al Rey Don Juan el Primero.

LEMENTE Obispo, Siervo de los Siervos de Dios. Al muy alto; y amado hijo Don Juan, Rey de Castilla, y de Leon, salud, y espiritu de fortaleza en lo adverso. Llegaron à mis oidos unas nucvas, que me turbaron el animo, haciendo, que al oir la voz, mis labios se estremeciessen. Supe, pues, por relacion de muchos, que aquel dia sue espantoso, ayrado, y cruel

Esta carta està en la Co ronica de este Rey, año 8. cap.3.

contra tu Real Magestad, contra tu gloria, y toda la ta España, temida de todos, desde donde sale el Sol, hasta su ocaso. Cayò, quizà, por esto el Principe temido, y poderoso, de lo qual no debes espantarte, ni llenarte de pesadumbre, y tristeza, pues ojeando las historias, se lee, que muchas veces es vencido el vencedor de otro mas baxo, y humilde. Leemos, que el Rey Saul, y su hijo. fueron vencidos, y muertos de los Philistèos. Leemos. que la gran Ciudad de Roma, señora del mundo, sue muchas veces avassallada, y vencida. Leenios, que aquel gran Tyro, señor de Babilonia, fue vencido mugeres. Leemos, que Dario, señor de tantos Reyes, sue perseguido, y vencido del de Arabia, subdito, y vassallo suyo. Sabemos tambien lo que ha poco que passò, que la noble Flòr de Lis ha sido hartas veces vencida, y derribada de los Naturales mismos. Y bien sabes tù, que aquel noble, y escogido entre los hombres nobles de cavalleria, y que sobre todos en los riesgos, y peligros de la muerte, mostraba su grande essuerzo, este sue el Rey Enrique tu padre; bien sabes, digo, que tal vez fue vencido, y derrotado, y tù te acuerdas de ello. Tambien debes saber, que aquel à quien Dios ama, à esse cassiga, y corrige. Y si hiriò, y llagò to pie, Dios es quien sana las llagas, y cura las heridas. Y si de cierto el te castiga, y te hiere, debes sufrir tu dolor con mucha paciencia, y se te convertirà en gozo, y en contento; y segun la grandeza del dolor, assi avràs el consuelo en la tu alma. Que prueba Dios à los hombres en su misericordia; y por rentura te aflige; v te castiga en este mundo en los bienes, y cosas temporales, porque no passes despues los incendios eternos. Escrito està, que en la edificacion del Templo de Jesu Christo, todas las piedras cran primeramente labradas, y picadas con martillos, porque mansamente se pusiessen en la obra, y labor, que avia de durar; y assi por este exemplo es razon que adviertas, que aquellos que se han de poner por pared, y muro del Templo Celestial, que es la Iglesia, y Parayso, son heridos, y atormentados en este mundo, para que despues con paz, y mansedumbre sean alla trasladados, y puestos; y assi, por què razon, siendo tù varon esclarecido,

te atormentas, te assiges, y te apesaras con estremos de dolor, por mas usta que sea la causa que te mueve? Aunque el dolor sea justo, debele encubrir quien le padece, y no publicarlo. Y assi, quando te ocurre à la memoria, debe. o rebozar, y mostrar alegria en el semblante: que el dolor, y sentimiento publico, engendra en los amigos mucho pesar, y tristeza, y à los enemigos les es causa de contento, y alegria. Por lo qual, hijo amado, yo te ruego quanto es de mi parte, que en el caso presente no sea tu sentimiento de tal suerte, que te saque de juicio, y te enagene de ti. Antes bien viste, y ponte vestiduras de salud, de sortaleza, y de gracia. Pon tus hechos en esperanza de aquel que savorece, y ayuda à los que en èl esperan. Dada en Avision.

Aunque este es traslado de la carta, que està en la Coronica, advierto, porque la curiosidad no lo repare, que porque aquella traducion està algo tosca, y al lenguage antiguo, he procurado ponerla aqui mas limada,

sin anadir, ni quitar en la sustancia cosa alguna.

Muy alborozado, pues, y muy contento se hallaba nuestro Rey con los consuelos, y socorros del Francès, y del Pontifice, pensando con mucha brevedad enmendar lo passado, y refrenar el orgullo, y la insolencia del Portugues; el qual no contento con averse enseñoreado de todas las Plazas, que estaban por el Rey Don Juan, tomando las unas por grado, y las otras por fuerza, se avia entrado en Castilla, y sitiado la Ciudad de Cotia: que tan de atràs les viene à los Portugueses no contentarse, si les urgan, con su Reyno, sino entrarsenos acà; porque no se espante quien vè los tiempos presentes, casi en el mismo tema, y las embestidas, que nos hacen. Pensaba, pues, como digo, el Rey bolver à porsiar en lo perdido, quando tuvo mas necessidad de reparar lo ganado, que eran sus Reynos, sabiendo como el Duque de Alencastre era llegado à Galicia con gruesso Exercito de cavallos, y de Infantes, apellidandose el, y su muger Dona Constanza, por hija del Rey Don Pedro, Reyes de Castilla, y de Leon. Esta venida del Duque sue. grande contrapeso para no proseguir en lo de Portugal, y fue torcedòr valiente para afirmarfe el Portuguès

ζIJ

332 Libro tercero, Cap. 10.

en la Corona. En fin, en las guerras valen à veces mas los ardides, que las muchas gentes; ò si no, buelvan los ojos los que saben de Historias à Xerxes, y à Alexandro: este con pocos soldados ganò un mundo; y aquel con inumerable gentio no hizo nada. Los Portugueses, sea fortuna; ò ardid, se han portado al modo que Alexandro, pocos; apiñados, sieles, y valientes, se han salido, y salen sempre con la suya. Los Castellanos, al modo de Xerxes; muchos en numero, mal unidos en la voluntad por desprecio, y no hacer caso de tan pequeño enemigo, no han

ganado con el nada, y el se ha quedado señor.

Sobresaltado el Rey Don Juan con la venida del Inglès, diò orden muy apriessa para que se reparassen, y fortificassen todas las Plazas, y Castillos, principalmente todos los que eran frontera de Galicia. Los que eran casares abiertos, mandò que los derribassen. Fue su intento estarse quedo, y fortalecido, y no reducir el caso à batalla. Como escarmentado, sabia ya mejor lo que convenia, y assi se aprovechò aora del consejo, que no quiso tomar quando se entrò en Portugal. No obstante, que ya tenia discurrido un buen arbitrio, que sue la paz, y sossiego de sus Reynos, de el qual diremos despues. Aora cerraremos el Capitulo con las vistas de el Maestre de Avis, y el de Alencastre. Llegò el Duque à la Coruña con todas sus gentes, que eran mil y quinientos cavallos; y otros tantos flecheros. Tratò de tomar aquella Plaza, mas defendiòla valerosamente Don Fernan Perez de Andrada, por cuya cuenta corria. Passò à Compostela, y diòsele aquella Ciudad, sin que se diga el pretexto que tuvo para tal flaqueza. Desde alli embio el Duque à avisar al Portugues de su llegada, de la gente que traia, y de su determinacion. Holgose mucho el de Avis, y embiole à dàr la bien venida, rogandole, que se viessen en el lugar, que fuesse mas de su gusto , porque à boca confiriefsen, y tratassen las materias. Eligieron para el caso un Pueblo, cerca de la Ciudad de Oporto. Vieronse, pues, alli con mucho alborozo, jubilo, y alegria. Comieron ambos juntos, excediendose el uno al otro en cortesias; Y es lo bueno, que los dos se intitulaban Reves : el de Avis de Portugal, que yà lo era; y el Duque, de Castilla,

y de Leon, que lo esperaba ser; con que à nueftro Rev Don Juan, que era en buen derecho Rey de todo, se lo dexaban en blanco : pero es que hacian la cuenta fin èl; y cuenta sin el huesped, como acà decimos, no suele ser buena cuenta. Aviendo, pues, comido, y echose sus brindis, trataron sobre mesa los pactos, y conciertos, que avian de intervenir para empezar la guerra. Lo primero fue, que el Duque diesse por muger al Maestre de Avis, y và Rey de Portugal, à su hija Doña Phelipa, que era la mayor de dos que tenia del primer matrimonio; à la qual, con Dona Isabèl, que era la menor, llevaba configo en compania tambien de la Duquesa Dona Constanza, su segunda muger, hija del Rey Don Pedro, y de Doña Maria de Padilla, por cuyo derecho se intitulaba Reyna de Castilla, y de Leon; y una hija de esta, llamada Doña Cathalina, que como veremos, fue el iris de la paz. De suerte, que con muger, y tres hijas de los dos matrimonios, iba cargado el Duque à esta jornada; y bien mirado el designio, no iba descaminado, porque venia à Castilla, como quien viene à su casa. Tratose, pues, como digo, de que Doña Phelipa casasse con el Portugues, aviendose alcanzado la dispensa del Papa Urbano (à quien obedecia Portugal) por quanto el Maestre de Avis era Monge del Cistèl, porque la Orden de Avis es como la de Calatrava, con que venia à ser la dispensacion como de un Monge professo. Lo segundo se dispuso, que el Maestre de Avis, ò Rey de Portugal, con todas sus gentes, ayudasse al de Alencastre à cobrar los Reynos de Castila, y de Leon, y que por esta ayuda, y focorro, se le avian de dàr à dicho Maestre, y Rey de Portugalitales Plazas, Villas, y Castillos. Otrosi, que pagasse el Duque al Portuguès todo el coste ; y sueldo de sus soldados. Estos sueron los capitulos: juraronlos ambos, y para mayor firmeza, diò el Duque de Alencastre al de Portugal en rehenes à su hija Dona Phelipa, la que yà le estaba ofrecida por muger, para que estuviesse en la Ciudad de Oporto: esto en fee de que no haria el Duque conveniencias con Castilla, sin consentimiento, y gusto del Portuguès. Hermosos fueron los rehenes, doncella, moza, y hermofa, y hija de tan gran señor, y à un

Principe enamorado, y mozo, por mas que suesse Monge, no sè què dictamen, ò capricho llevò embebido el caso; porque parece era gana de hacer Reyna à la hija por suerza, aunque este por suerza haga dos sentidos: que ay padre, que por interès, no à hija, sino à su muger, la expondrà à una suerza. Y es lo bueno, que luego harà ademanes, y formarà quexas, y se llamarà à deshonra. Dàn la causa, y espantanse luego de el sucesso. Capitulado, pues, esto del modo que se ha dicho, se despidieron con reciprocos abrazos, y sue cada uno à apercibirse de todo lo necessario, gentes, y dineros, para al apuntar la Primavera, salir juntos à Campaña.

## CAPITULO XI.

DEL DESAFIO, QUE EMBIO A HACER el Duque de Alencastre al Rey Don Juan; y el dichoso sin que tuvo.

ESPUES que el Duque de Alencastre se despidiò del Maestre de Avis, ò Rey de Portugal, fuesse à Galicia, adonde se le avian dado algunos Pueblos. à imitacion de Compostela. Desde la Ciudad de Urenes despachò un faraute à requerir al Rev Don Juan, de como venia con la Reyna Doña Constanza su muger, hija del Rey Don Pedro, à demandar los Reynos de Castilla, y de Leon, por el derecho que tenia à ellos; y que si lo repugnasse, 'ò decia no ser justa su demanda, que el queria concluirlo por batalla de persona à persona. Mucha pesadumbre podia tomar el Rey de reto, y desafio semejante, à no tener concebido, v estudiado allà en su idea un cierto arbitrio, para zanjar, y quitar yà de una vez esta pretension del Duque tan antigua. Como pensaba, pues, negociar de bien à bien, no hizo duelo, ni quiso formar quexa del mensage del Duque, antes recibiò al hombre de armas con mucho agrado, le acariciò, y regalò, y despachò muy contento, diciendo responderia. La respuesta llevaron tres hombres, grandes en su ministerio cada uno, que sueron

el Prior de Guadalupe Fray Juan Serrano, de quien fiaba el Rey todos sus secretos, y que vino à ser Obispo de Siguenza: el otro era un famoso Cavallero, llamado Diego Lopez de Medrano, hombre resuelto, animoso, y sacudido; y el otro un Doctor famoso en Leyes, llamado Alvar Martinez de Villa-Real : que en pleytos que consisten en derecho, es bien que aya buen Letrado, por mas que el poder de las partes lo quiera llevar por armas. Partieron, pues, estos tres Embaxadores, con seguro, que alcanzaron primero del Duque, el qual los recibiò muy bien, haciendoles muchas honras, y tratandolos con muchas cortesias: obligacion de Principes, no ser en ocasiones como estas pundonorosos, ni escasos. Pidieronle audiencia, para decir su embaxada. Dixoles el Duque, si la querian à solas, ò en publico? A que respondieron, que gustarian que suesse delante de su Consejo. Vino bien en ello el Duque : señalose dia, y convocados, y juntos los mayores Capitanes, y Senores, que venian con el de Inglaterra, en presencia suya, pedida la venia, y dadoseles licencia de hablar quanto quisiessen en abono de su Rey, tomò la mano el Prior de Guadalupe, que aunque Serrano en el nombre, era en la labia, y despego, muy corresano, y politico, y hablò de esta manera.

Senor, mi senor el Rey Don Juan . Rey de Castilla, de Leon, y Portugal, os hace faber las noticias, que ha tenido, de averse entrado V. A. por su Reyno, con mucha gente de armas, cavallos, y peones, llamandose, y intitulandose Rey de Castilla, y de Leon, trayendo en vuestros Pendones, y vanderas tales armas, y publicando, que los tales Reynos os tocan, y pertenecen por herencia, por vuestra muger Doña Constanza, hija del Rey Don Pedro, que sue Rey de Castilla; para la qual empressa le han dicho tambien, que V. A. hace liga con el Maestre de Avis, que se llama Rey de Portugal, para poder ambos juntos entraros à ganar, y conquistar los dichos Reynos, y que sobre esto le embiasteis un faraute, para que le dixesse en vuestro nombre, quereis llevar por batalla, y de poder à poder este pretexto. A lo qual el Rey mi senor responde, que y. Alteza no tiene razon, por quanto èl tiene, y posse los dichos Reynos de Castilla, y de Leon por bueno, y justo titulo, por buena, y derecha herencia; y que assi V. A. ha sido mal informado de la Duquesa su muger, en decir, que tiene mejor derecho; por lo qual, si lo quereis poner por justicia, y demandarlo antes Juez, que sea competente, èl dice os la guardarà, sin genero de agravio. De otra suerte, os requiere de parte de Dios, que no le entreis por sus tierras, ni le molesteis sus Reynos; y que si porsiareis todavia, Dios, à quien hace Juez de su causa, sabrà castigar à

quien tuviere la culpa.

Al acabar el Prior de decir estas palabras, iba à responder el Duque, juzgando, que dicho Prior avia hablado por todos, como se acostumbra en tales casos; pero atravesòse con presteza Diego Lopez de Medrano, à quien le tocaba satisfacer al desasso, y prosiguio, diciendo: Señor, V. A. sea servido de escucharnos, porque el Doctor que està presente, y yo, venimos en compañia de el Prior de Guadalupe, por orden de nuestro Rey, à una cosa misma, y es sucrza que digamos cada uno las razones que nos toca, y que somos obligados; y despues, si le pareciere à V. A. podrà responder à tode: El Duque, que no dexaba de estar algo abochornado de las palabras desnudas, y resueltas del Prior, viendo aora; que din no le dexaban responder quando el queria, mudo colores, y allomò al rostro, yalquella negò à los labios, su poca de pesadumbre. Reparò el Prior ent ello, como entendido; y mientras el Medrano empezaba su oración, que era aun mas descocada, acercose un poco al Duque, y dixole al oido, con palabras muy breves, y sucintas, y que nadie las oyesse: Señor, repare V.A. en que la causa principal de mi venida es para deciros, que el Rey Don Juan de Castilla, mi señor jos hace laber, que pues no teneis mas de una hija de vuestra muger Doña Constanza, que dicen se llama Doña Cathalina; y viene à ser nieta del Rey Don Pedro, y el tiene un hijo, que seria buen acuerdo casarlos à los dos; y que assi, vendran à ser herederos de Castilla, y cessarà esta contiendas Alborozòscel Duque al oir esto, convirtiendo en placer el enojo que tenia, viendo lo bien que le estaba aquel

mc-i

337

medio. No quiso responder alli, por escuchar al Medrano, que aviendole dado la licencia que pedia, empezò à

hablar de esta forma con mucho despego.

Señor, el Rey de Castilla, mi señor, os hace saber, que con un faraute vuestro le embiasteis à decir, que teniais mas razon, y mas derecho à los Reynos de Castilla, que no èl; y que si lo contradecia, y lo negaba, lo desenderiais, y combatiriais de poder à poder, y cuerpo à cuerpo. A lo qual responde el Rey, mi señor, y yo en su nombre, que èl tiene justo derecho à los tales Reynos, y que si lo impugna, y niega V. A. èl os lo combatirà de su cuerpo al vuestro, ò diez à diez, ò ciento à ciento. Y que por el servicio de Dios, y escusar derramar sangre Christiana, no quisiera, que de poder à poder se resolviera esta lid; mas que si no ay otro medio, le hallareis dispuesto à todo.

Saboreandose estaba el Duque con el secreto que le avia dicho el Prior, y deseando que tuviesse esecto, para ahorrando de debates, ver coronada à su hija por Reyna de Castilla, quando el Doctor Villareal, à fuer de Letrado, y bueno que lo era, empezò à deshacerle al Duque el derecho que tenia. Librenos Dios de juicios de Letrados, como de los de Medicos, pues no ay pleyto, por claro que sea, en que falren leyes que le pongan obse curo. Oigase con el buen modo, con que este Doctor; tomando lo corriente de mas atràs, dexò à Doña Constanza sin accion à la Corona, aun sin nombrar lo bastardo, que sue linda treta, por ser cosa que tocaba à todos, y fuera dar con el derecho al traste. Informò, pues, el Doctor de esta suerte: Senor, yo de parte del Rey de Castilla, y de Leon, mi feñor, Don Juan por la gracia de Dios, y en guarda de su derecho, digo à V. A. que los tales Reynos que demanda, por decir le pertenccen à vuestra muger, por hija del Rey Don Pedro, y por el tanto à Vos, como marido suyo, salva la vuestra merced, no le tocan, ni ha derecho à ellos la dicha Doña Constanza; y la razon por què, es esta: El Rey Don Alfonso, à quien llamaron el Sabio, decimo de este nombre, que sue electo Emper dor, y hijo del Rey Don Fernando, el que ganò à Sevilla: este, pues, tuvo dos hijos, que el primogenito

Libro tercero, Cap. 11.

se llamò Don Fernando de la Cerda; y el segundo Don Sancho, que con renombre de Bravo, quiso serlo en todo. Don Fernando el mayor, y el heredero, muriò en vida del Rey su padre; pero dexò un hijo heredero, que llamaron Don Alonso de la Cerda; y el Infante Don Sancho, el hijo segundo del Rey Don Alonso, receloso de que su padre avia de preferir à la succession de la Corona à Don Alonso su nieto, como à hijo legitimo de su hijo primogenito Don Fernando de la Cerda, tuvo maña, y traza para tomarse la administracion del Reyno, desheredando al Rey Don Alonso su padre; por lo qual su padre tan justamente sentido, no le diò su bendicion, antes lo privo de qualquier herencia que pudiesse pertenecerle en sus Reynos, como consta de su Testamento, con el qual muriò, sin aver tenido otra avenencia alguna con dicho Don Sancho su hijo. Segun lo qual, no pudo Don Sancho heredar la Corona, quando por lo que usò con su padre, le dexò desheredado; y assi se sigue, que los Reynos de Castilla, y de Leon, pertenecen de derecho à los herederos del Infante Don Fernando de la Cerda, que era el hijo primogenito, y que Don Sancho no pudo heredar, ni menos Don Fernando su hijo, ni Don Alonso su nieto. Y segun esto, ni el Rey Don Pedro tampoco, ni tampoco Doña Constanza su hija, y muger vuestra. Esto, señor, hablando con la modestia debida, por ser en vuestra presencia, y ser forzoso nombrar à la tal señora, para defender el derecho de mi Rey; por lo qual infiero de lo dicho, que el Rey Don Juan, mi señor, es Rey con justissimo derecho de estos Reynos, porque viene del linage de los de la Cerda, por su madre la Reyna Doña Juana, que fue nieta de Don Fernando de la Cerda, aquel que con derecho avia de heredar los Reynos de Castilla, como hijo primogenito del Rey Don Alonso su padre. Y si ay aqui algunos Letrados, que contra esta razon quieran decir algo, para disputarlo, y probarlo por derecho, yo probare, y defenderè, que es assi como yo digo.

No ha de negarse, que los tres Embaxadores Castellanos anduvieron muy bizarros, y que hablaron ante elmismo Opositor, y Principe tan grande, con tanto des-

coco, como si estuvieran en su casa. Pero en mi sentir; aunque el derecho de Embaxadores tiene toda esta libertad, y esta licencia, no creo, que el Duque estuviera tan sufrido, si como queda dicho, no le huviera el Prior amansado, y sazonado, con lo que le hablò en secreto. En fin, el los oyò, y escuchò à todos con mucha mansedumbre, benignidad, y modestia; y quando huvieron ya hablado, les dixo: que el avia escuchado sus razones, y embaxada, y visto, que ellos hacian como Mensageros buenos, y leales, en decir por su señor lo que veian importaba à su derecho, y que les era mandado; empero, que yà era tarde, y hora de comer, que le honrassen todos tres su mesa, y despues juntaria su Consejo, y los despacharia. Miren si obraba la pocima del Prior de Guadalupe, pues quando por lo libre, y desembuelto que le avian hablado, y dichole en su cara, que no tenia razon, ni derecho à la Corona, se pudiera temer los embiaria con Dios, y no muy enhorabuena, los combidò, los

agassajò, y honrò con muchas cortesias. En acabando de comer, luego aquella tarde, huvo

el Duque su Consejo, con todos los señores, Cavalleros, y grandes Letrados, que le acompañaban. Confiriose grandemente la materia; y aunque aquel rebozo de composicion, que traia la embaxada de casar al Infante Don Enrique, hijo primogenito del Rey Don Juan, con Doña Catalina, hija del de Alencastre, y de su muger Dona Constanza, aunque esta corrapisa parece que echaba la tixera à nuevos alegatos, y fatisfacciones; con todo, como aquel medio era, y avia sido secreto, y publico, y tan publico lo alegado por parte del Rey Don Juan, no quisieron los Ingleses quedarse callando, sin responder, y satisfacer en pro de su derecho. Y assi, llamando el Duque à otro dia à los Embaxadores, estando en Ayuntamiento pleno, como la vez passada, diò la mano al Obispo de Avis, que estaba con el, para que en su nombre respondiesse à todos. Este Obispo era Gallego de nacion, y al tanto muy leal, y que como tal, siguiò siempre la parte del Rey Don Pedro, sin apartarse nunca de su hija Doña Constanza, y Duquesa de Alencastre. Por el mismo orden, que dichos Embaxadores propusieron su

Y a

embaxada, les fue satisfaciendo de este modo. Al Prior de Guadalupe le dixo: Prior de Guadalupe, decid à vuestro señor, el tenedor de los Reynos de Castilla, y de Leon, que el Duque de Alencastre, que està presente, y ha venido à esta tierra, como à cosa suya, por causa de mi feñora, y fu muger la Reyna Doña Constanza, que es hija legitima del Rey Don Pedro, y que vuestro señor, que se llama Rey de la dicha tierra, la ha tenido por fuerza mucho tiempo, como lo hizo su padre; y que assi tiene obligacion de restituir al Rey mi señor, los Reynos de Castilla, y Leon, que està possevendo, y de mas à mas todo lo que han llevado desde enconces el, y el Conde su padre, con mas todos los danos, gastos, perdidas, è interesses, que ha avido, y padecido el Rey mi señor, por cobrar lo que es suyo. Por lo qual le requiere, que sin contradicion, ni dilacion alguna, le desembargue al punto sus tierras, y sus Reynos; y que haciendolo assi, el Rey mi señor, y mi señora la Reyna Doña Constanza fu muger, le foltaran todo lo que el, y su padre han llevado de interesses, y le relevaran de los gastos, y danos, que sobre esta razon han tenido, y padecido; y que si assi no lo hiciere, que el Rey mi señor, que està presente, harà de ello Juez à Dios.

En acabando de decir esto al Prior, bolviose à Diego Lopez de Medrano, y dixole de esta suerte: Cavallero, decidle à vuestro señor, que el Rey mi señor, que està presente, dice, que èl tiene derecho à los Reynos de Castilla, y de Leon, por razon de mi señora la Reyna Doña Constanza su muger, como hija legitima heredera del Rey Don Pedro su padre. Y anade, que aunque esto no valiera, el tiene legitimo derecho á dichos Reynos, por fer-legitimo descendiente del Rey de Inglaterra, con quien sue casada la Infanta Dona Leonor, hija del Rey Don Fernando, que ganò à Sevilla; y que assi, por esta parte es legitimo heredero de los tales Reynos de Castilla, y de Leon. Como avia visto este Obispo, que el Letrado Villareal, atrancando la legitima possession de quatro Reyes, se sue à asir à la rama de los Cerdas, para fundar su derecho; assi èl, como quien juega à mas altas son las mias, le sue à asir à la Infanta transversal, parcciendo-

pa-

le, que por mas antigua, que Doña Juana de la Cerda tenia mejor derecho; y bien mirado, cali nada se lleva. ban el un alegaro al otro. Ultimamente le dixo al Doctor Villareal de esta manera : Vos, Doctor, decid al vuestro señor, que en lo que decis, que el Rey Don Sancho quitò à su padre el Reyno, y que por esta causa no le diò su bendicion, y en su Testamento le dexò desheredado; y que assi, ningun descendiente suyo pudo heredar los Reynos de Castilla, y de Leon, supuesto que el dicho Rey Don Sancho no los heredaba. A esto dice mi señor el Rey, que èl està muy bien informado. que el Rey Don Sancho no hizo cosa fea, ni indecente contra su padre; antes bien, mientras el Rey su padre viviò, no confintiò que le intitulassen Rey; pero que todos los Reynos de Castilla, y de Leon, viendo que el Rey Don Alonso era prodigo, y mal Administrador de los bienes del Reyno, y que en las cosas de justicia no daba muy buena cuenta: pues en lo uno yà se saben los gastos superfluos que hizo sobre la pretension del Imperio de Alemania, à costà de mil pechos, y tributos, con que cargò à los vassallos, dexando los Reynos gastados, y destruidos; y en lo otro, bien notoria es la injusticia, que usò con su hermano Don Fadrique, matandole sin oirle; y lo proprio à Don Simon, señor de los Cameros, y à otras personas de cuenta. Viendo, pues, los Reynos esto, le quitaron la Administracion, y se la encargaron à su hijo el Infante Don Sancho, que despues vino à ser Rey; por lo qual no fue causa esta, para que su padre le pudiesse desheredar, porque antes fue muy buen Rey, y mantuvo bien el Reyno, administrando justicia, y defendiendole del Moro Granadino, y ganandole à Tarifa. Luego su hijo el Rey Don Fernando fue tambien muy valeroso, pues gano de los Moros la Villa de Gibraltar, y el Castillo de Alcaudere; y su hijo el Rey Don Alons, bien sabe el mundo, que sue ilustre, y noble Rey, pues venciò à los Reyes de Benamarin, y de Granada, en la batalla memorable de Tarifa, en que gano la Christiandad mucha honra, y mucho aplauso, Ganò assimismo las Villas de Algecira, Alcalà la Real, y Teba, con otros muchos Castillos. Dexò por heredero al Rey Don Pedro su hijo, en

pacifica possession de estos Reynos, a gusto, y beneplacito de todos los Grandes, Prelados, y Ricos-hombres, Ciudades, Villas, y Lugares, que sin contradicion alguna, le prestaron, y dieron la obediencia; con que se vè claramente, que no han lugar las razones que decis: Y alegar, que vueltro señor viene del linage de la Cerda, y que por esto tiene accion, y derecho à los Reynos de Castilla, os respondo, que bien notorio es en Castilla, y en España, que Don Alonso de la Cerda, hijo legitimo del Infance Don Fernando, que decis, renunció el derecho, si es que le tenia al Reyno, siendo Jueces de la causa el Rey Don Dionis de Portugal, y el Rey de Aragon Don Jayme, con que essa question ha dias que està dexada. Por lo qual mi señor el Rey, y mi señora la Reyna Doña Constanza su muger, no tienen necessidad de poner su derecho en disputa de Letrados, menos que siendo primero restituidos en la possession de sus Reynos de Castilla, y de Leon, segun la tuvieron quieta, y pacifica el Rey Don Pedro, padre de la dicha Doña Constanza, mi señora, y los otros Reyes sus progenitores; y assi, siendo el Rey mi señor, y su muger restituidos en possession pacifica de los dichos Reynos, estan prestos de estar à derecho ante luez, que fuere competente.

No ay que decir, ni ponderar lo escocidos, y abrasados de pasadumbre, que quedaron nuestros Embaxadores, oyendo con el descaro que avia rechazado el Obispo sus razones, y alegatos, tratando de Reyes al Duque, y à la Duquesa; y al Rey Don Juan, como à un triste Cavallero; y à ellos, como à Lacayos, diciendoles en fus caras, hablando en buen romance, que mentian, ò que no entendian, ni sabian lo que hablaban. Y es lo bueno, que los cogiò el golpe de repente, y sin prevenirlo; porque como el Duque, y los de su Consejo los avian escuchado, à su parecer, con buen talante, y luego los avia agassajado, y dadoles su mesa, no ay duda, sì, que juzgaban, que avia de ser la respuesta à medida de su gusto, y como poniendose en las manos de su Rey, para que cortasse por donde quisiesse, y que suessen amigos. Como irian, pues, en esto, y luego vieron los rebencazos de palabras con que los despacharon, se quedaron pasmados, muer-

muertos, y aturdidos: con que solo dixeron al Duque, que avian oido lo que les decia; pero que ellos se estaban, y se asirmaban en so dicho. No obstante, empero, la respuesta dada, que sue en mi sentir, como quien dice (segun la vulgaridad) sepa que ay quien se las mulla, y mas siendo el Obispo parte tan apassionada, hechura del Rey Don Pedro, con que sacò, como dicen, el vientre de mal año. desbuchando, y hablando todo quanto quiso; no obstante, pues, esto embiò el Duque à un Cavallero, llamado Mosen Thomàs de Persia, al Rey Don Juan, para que tratassen el casamiento de el Infante Don Enrique con Dona Catalina, hija del Duque, y de Dona Constanza su muger, considerando prudente, que no podia hallar medio mas util, ni mas honroso, y mas en el estado que se hallaba; pues del contagio que avia picado en toda aquella Provincia, se le avia muerto mas de la mitad de la gente, y entre ellos grandes, y famosos Capitanes. Por esta causa, pues, diò calor, y prisa à los ajustes. Por medio de Embaxadores, que embiò en corresponsiva el Rey Don Juan al Duque à la Villa de Troncoso, que es en Portugal, se comenzò la materia. El primer assiento que se propuso, fue, que se efectuasse aquel matrimonio entre el Infante D. Enrique, y Doña Catalina, hija del Duque: que à esta señora la señalassen en dote la Ciudad de Soria, y las Villas de Atienza, Molina, y Almazan; que à la Duquesa su madre se le diesse à Guadalaxara, Medina del Campo, y à Olmedo: y que à la Duquesa se le diessen à plazos seiscientos mil florines de oro, y mas otros quarenta mil en cada un año, mientras el Duque, y la Duquesa viviessen. Y para el seguro de estas pagas, diesse el Rey Don Juan al Duque buenas rehenes: Para la paga principal se señalò à Don Fadrique, Duque de Benavente, hermano del mismo Rey, hijo del Rey Don Enrique: Para las otras pagas dieron à Don Pedro Ponce de Leon, señor de Marchena; y à Juan de Velasco, hijo de Pedro Fernandez de Velasco, à Carlos de Arellano, Juan de Padilla, Rodrigo de Roxas, Lope Orriz de Estuniga, Juan González de Cisueros, y à Rodrigo de Castaneda. Que con esto el Duque de Alencastre, y su muger Doña Constanza, se apartassen, interviniendo juramento sobre

344 Libro tercero, Cap. 11.

los Santos Evangelios, de la demanda, y derecho que tenian à los Reynos de Castilla, y de Leon, y que dezassen el ritulo que avian tomado de llamarse Rey, y Reyna de los dichos Reynos, renunciandolos en todo, y por todo en el Rey Don Juan, y sus herederos, aun en caso que la dicha Dosa Catalina muriesse sin tener succession.

Hechos assi estos assientos en la Villa de Troncoso, entre el Duque, y los Embaxadores del Rey Don Juan de Callilla, para poder con mas libertad fixarlos, y efectuarlos, acordose, que el Duque se suesse à Vayona, que es del Señorio de Inglaterra. Quando supo de estos tratos el Maestre de Avis, y nuevo Rey de Portugal, bufaba de corage, y escupia pesadumbres; y sabiendo, que el Duque avia de ir à embarcarse à la Ciudad de Oporto, esperòle en ella, para darle sus quevas, y sentimientos. Ganole el Duque por la mano, mostrandose muy ofendido, de que se huviesse alzado el dicho Maestre, ò Rey de Portugal con su hija Doña Phelipa, teniendola como cosa suya, sin aver precedido matrimonio, ni dispensa para èl : quexa, aunque justa, que pudiera escusar, quien diò à la hija en rehenes, y no sin intencion de enamorar con ella. En esta parte, yo disculpo al Portugues, aunque como dicen, la tuviera yà prenada. En fin, èl satisfizo, pidiendola por muger, y que se haria cargo de la dispensacion. Replicò el Duque, què como podia ser, si yà el Papa la avia negado? A que satisfizo el de Avis, que èl la alcanzaria; pero que se sirviesse de pagarle los fueldos, y las pagas con que avia socorrido à sus soldados. Fue esta una mala pedrada; pero rechazola el Duque, con dar, y repetir en la ofensa de su hija, y meterlo à voces, con que escaparon muy desazonados, y renidos.

Llegado el Duque à Bayona, y casi à un mismo tiempo los Embaxadores del Rey Don Juan, con sus poderes, se otorgaton, y juraron los assientos, que hemos dicho. Y para celebrar los desposorios, sessado el Rey la Ciudad de Palencia, por su gran capacidad, y por honrarla, como dirèmos luego. En el interin que llegaba la novia, se viò el Rey en Navarra con Don Carlos, Rey de Navarra su cusado, y con la Reyna Dosa Leonor su

her-

hermana; la qual con achaque de que los ayres, y temples de Pamplona la tenian sin salud, con licencia que el marido la diò, se quedò en Castilla. Hallòse con esto en las bodas de el sobrino, y despues por la desgraciada muerte, que sobrevino al Rey su hermano, como verèmos adelante, se hizo tan señora de el govierno, que sue menester para hacerla bolver con su marido, Dios, y ayuda, como dicen. Llevaron, pues, à Palencia à la Princesa Doña Cathalina, con aparato Real, lucido acompanamiento de señores, señoras, y Prelados, que sueron por ella hasta la raya del Reyno, para venir acompañandola; cortejandola, y sirviendola. Era la doncella de hasta diez y nueve años, (p) alta, bizarra, y dispuesta; y aunque la edad competente para un mozo de su misma edad, mucha muger para un niño de diez años, y aun no cumplidos, que estos tenia entonces el Principe Don Enrique. Y advierta el Lector, que desde aqui se empezò à dar este titulo de Principes à los primogenitos de los Reyes de Castilla, aviendose llamado solo Infantes hasta entonces. El Rey Don Juan en las Cortes de Briviesca, sue el primero que quiso honrar à su hijo con este apellido ilustre, intitulandole Principe de las Asturias, à imitacion de los primogenitos de Inglaterra, que se llaman Principes de Gales. Adjudicole assimismo las Ciudades de Jaen, Andujar, Ubeda, y Baeza.

La forma con que diò el Rey esta nueva dignidad; sue, que sentò à su hijo en un trono primoroso; pusole un manto de purpura, un sombrero chato en la cabeza, en la mano derecha una vara de oro, y diòle paz en el rostro, intitulandole, y llamandole Principe de las Asturias. Con esto cessò en Castilla el titulo de Insante mayor, con que nombraban à los primogenitos de los Reyes. Con que se verà lo agradecidos que deben estàr todos los Principes à esta novedad de nuestro Nuevo Rey, pues sue quien les dexò por herencia un titulo tan honroso.

Recibiò el Rey à la Princesa su nuera con grandes cortessas, y haciendola muchas honras. Celebraronse los desposorios con solemnidad Real en la Iglesia de San Antolin, que es la Matriz de aquella Ciudad samosa. Yi aunque la Coronica, y el cèlebre Coronista Gil Gonzalez

(p)La Coronica del Rey
Don Juan el
Primero dice, que era
de catorce
años, año
10. cap. 3.
mas lo dicho
es lo mas
cierto.

Libro tercero, Cap. 11.

(q) Coronica supr. cap. 4. Gil Gonzalez Davila en la Coronica del Rey D. Enrique el Tercero, cap. 2. Mariana, z. p. lib.10. c. 12.

Davila, dicen, (q) que se hicieron las bendiciones nup; ciales, cosa que huele à matrimonio, con palabras de presente, dificulto que pudiesse ser atsi, por la poca edad del Principe, en que aun el Papa no puede dispensar, sino es quando à la edad suple la malicia: por esto, con la mente del Padre Juan de Mariana, voy en que no fueron sino unos esponsales con palabras de futuro, haciendolas ruidosas, y casi casamiento el aparato Real, y la grandeza. Y si fue matrimonio de presente, y velaciones, valdrianse de la opinion, de ser el Principe capàz, y apto para el caso, en que no faltarian Letrados, y Theologos, assi como los tuvo el Rey Don Pedro, para en vida de la Reyna Doña Blanca su muger, poderse casar, como se casò, con Dona Juana de Castro. Para lisongear à los

Reyes, jamas faltan opiniones.

Por cosa notable advierto, que uno de los motivos que tuvo el Rey para que se celebrassen los desposorios. ò bodas de el Principe su hijo en la Ciudad de Palencia, fue por premiar el denuedo, y valentía, con que el año antes, aviendo llegado el Duque de Alencastre à sitiarla en ocasion que estaba casi sin gente, porque toda la Nobleza avia ido à socorrer la Villa de Valderas, las dueñas, y demás mugeres la defendieron valerosamente desde sus torres, y muros, hasta que el Inglès levantò el Cerco. Concedió el Rey por esta hazaña à las mugeres Nobles de esta Ciudad, que pudiessen traer vandas de oro encima de las ropas, y tocados, como las traian los Cavalleros de la Vanda. Usofe assi mucho tiempo, hasta que quizà, como mugeres, mudaron de parecer en este aseo, al modo que cada dia vemos que mudan de trages.

Fenecidas las bodas de los nuevos Principes con las muchas fieltas, toros, mascaras, y sortijas con que sueron celebradas, se sue el Rey à Tordesillas, donde le llegaron carras, y mensageros de la Duquesa de Alencastre Doña Constanza; su prima, y madre de la novia, dandole cuenta, y pidiendole licencia para venir à Castilla à verse con el : brindis, y peticion, que el Rey estimò en mucho, y lo tuvo à gran favor. En cuya consequencia embiò muchos Cavalleros, señores, y Prelados, que la viniessen acompañando, y sirviendo, despachando/assi-

347

mismo ordenes apreradas à todas las Ciudades, Villas, y Lugares por donde avia de passar, para que la recibiessen con fiestas, y alegrias. El se sue à esperarla à Medina del Campo, adonde fueron las vistas con reciprocos placeres, muchas honras, muchas cortesias, muchas joyas, y dones de ambas partes. En especial, la diò el Rey à la Duquesa por su vida la Ciudad de Huete con todos sus derechos, mandando, que al instante la diessen la possession. El Duque presentò al Rey una Corona de oro de obra prima, joya de mucho valor, embiandole à decir, que èl avia mandado labrar aquella Corona para coronarse por Rey de Castilla; pero pues yà le cedia el Reyno, se sirviesse tambien de ella. Estimò el Rey tanto el recado cortes, como la joya; y en retornas de ello, le embio famosissimos cavallos, y mulas muy hermosas. Andaba muy ansioso el Duque por apartar al Rey de la amistad de Francia. Con esta intencion, sin descubrir el pecho, le embiò à decir, si gustaba que se viessen, para poder mejor à boca darse las gracias, y parabienes de la enlazada amistad, y parentesco. No pudo negarlo el Rey, antes sì estimarlo. Pusose en camino, y atajòle la jornada una dolencia, que le fobrevino en Burgos. Con todo, quando se sintiò mejor, passò hasta Victoria. Yà alli se recelò mucho del designio del Inglès, y calòle el pensamiento, como dicen. Hallose al passo que cuidadoso, muy confuso. Dexar de ir à ver al Duque, hallabalo desayre. Ir à verle, considerabalo peligro, qual era escapar enojados de nuevo, si el Duque le pedia lo que recelaba, que era apartarle de la amistad del Rey de Francia, à quien su padre, y èl tanto debian. En fin, despues de bien pensado, y discurrido el caso, eligio de los dos medios el menos gravoso, qual fue el escusar las vistas. Diò sus buenas escusas por medio de Embaxadores, que despacho à Bayona, como fueron el Obispo de Osma, y Pedro Lopez de Ayala, y Fray Fernando de Illescas, su Confessor, todos tres personages graves, y entendidos. Dixeronle, pues, al Duque de parte del Rey, lo pesaroso que se hallaba de no poder lograr aquella dicha; pero que el aver adolescido dos veces en el camino, quedar aun tanta tierra tan desabrida, y aspera, ser el tiem348 Libro tercero, Cap. 11.

po riguroso, y encargarle los Medicos la conciencia; eran causas para que le supliesse el no passar adelante, y recibiesse su asecto.

Aunque estas escusas eran muy legitimas, y luego bien ponderadas por los que llevaban el mensage, con todo quedò el Duque algo sentido, y pesaroso, por vèr frustrado su intento. Dissimulòlo lo mejor que pudo, y explicò à los Embaxadores su designio, de que descaba mucho, que el Rey Don Juan suesse amigo, y aliado con el Rey de Inglacerra, que era sobrino del Duque. Replicaronle à esto las grandes obligaciones que tenia el Rey Don Juan al Rey de Francia, y que menos que el Rey de Inglaterra hiciesse paces con el, no podia el de Castilla faltar à su obligacion. Assimismo dixeron, no tracr poder, ni facultad de su Rey para la tal materia; con que el Duque dissimulando su pesar, los huvo de despedir con cortesia.

#### CAPITULO XII.

DE LA MAYOR NOVEDAD, SI BIEN HAZAÑA grande, que intentò bacer el Rey Don Juan, y de su temprana, y desgraciada muerte.

On el seliz casamiento de los Principes Don Enrique, y Doña Cathalina, lazada, y nudo de parentesco el mas util, y provechoso, que pudo aver para Castilla, se quitò el Rey Don Juan de acuestas un enermigo muy grande, qual era el de Alencastre, con todo el poder de Inglaterra. Pareciòle yà con esto estar desocupado, para bolver à dar en Portugal; pero esso sucra si se durmiera el Portuguès, el qual no solo cuidaba de lo que llamaba, y yà lo era, Reyno suyo, sino que ossado, y animoso, tratò de entrarse en Castilla. Acometiò por la parte de Galicia. Sitiò la Ciudad de Tuy. Apretòla, y tomòla. Por medio de Fray Fernando de Illescas, Consessor del Rey, se tratò de poner treguas. A este estado avia reducido la suerte las suera sas, y las armas de Castilla. Sentaronse, pues, y pui blis

349

blicaronse treguas por seis anos, con cierras condiciones. La principal era, que se restituyessen unos à otros las Plazas que tenian, y se avian ganado; en lo qual sue muy beneficiado el Portugues, yà sea Rey de Portugal, và Castilla le apellide rebelde. Mucho se le daba al de Avis del apellido, quando todo lo que el llamaba Reyno suyo, le aclamaban, y obedecian por Rey. Lo mismo por nuestras culpas passa el dia de oy, quando esto escrivo, principios del año de sesenta y seis: pues aviendose hecho Rey el de Verganza, y sustentandose en su rebeldia veinte y cinco años, por mas que Castilla le ultraja de rebelde, ha venido à alcanzar, que se estè tratando casi de las mismas treguas, y suspension de armas; con que al modo que el que vamos diciendo, querra perpetuarse la Corona para siempre. Abra los ojos Castilla, que por esso le doy esta puntada, por venirse rodado el simit à los ojos. Bolviendo adonde ibamos, digo, que el de Portugal fue mas ganancioso en los ajustes, pues èl restituyò solamente à Tuy, y à Salvatierra, con algunos Pueblezuelos de Galicia, que avia tomado; y de acà le restituyeron à Olivenza, Plaza junto à Badajòz, à Mertola, à Miranda de Duero, à Sabogal, y à Nodal, Casti-Hos todos fuertes, y famosos.

Sentadas, y publicadas estas treguas; mandò el Rev llamar à Cortes à Guadalaxara, siendo su fin principal, proponer en ellas una novedad notable, un discurso, y un juicio, con que entendiò atraer los Portugueses à su devocion, y que le hiciessen su Rey: como si acaso por dexar los Estados de Castilla huviera de mudar la naturaleza de Castellano, que es lo que los otros aborrecen. Juntos, pues, todos los Grandes, Prelados, y Cavalleros de sus Reynos, hablòles primero aparte en esta forma: Muchos dias ha que tengo pensado, por el fin que os dirè aora, de dexar, y renunciar mi Reyno en el Principe mi hijo Don Enrique, que aunque es de poca edad, sè que tiene gran juicio; y mientras que es mas capaz, fabrè assignarle personas, que le vayan despertando en las cosas del govierno. Reservare para mi quatro Ciudades, que seran Sevilla, Murcia, Cordova, y Jaen, con el Señorlo de Vizcaya: mas de tal forma, que no me.

nombre Rey de ellas, ni se me dè tal titulo, sino meramente de señor particular. Pareceme, pues, que con este pretexto, viendome los Portugueses que yà no soy Rey de Castilla, ni de Leon, y que estoy casado con la Reyna Doña Beatriz, hija unica, y heredera del Rey-Don Fernando de Portugal, gustaran que sea su Rey, pues se quita el embarazo, que es lo que ellos no pueden sufrir, de mezclarse las Coronas de Portugal, y Castilla. Esta mezcla ha sido siempre su reparo. Este ha sido siempre el tope, esto lo que han alegado siempre: por lo qual, renunciando en mi hijo mis acciones, y derechos de Rey de Castilla, sin poner aun en mis Armas mas que las de Portugal, que son las que por la Reyna mi muger me pertenecen, grangeare quiza lo que por fuerza de armas no he podido. Esto es lo que he pensado, esto lo que he discurrido: mas no quiero executarlo sin que me digais vo: sotros lo que os parece, y lo que mejor sentis. Debaxo de juramento, que aveis de hacer sobre mi Corona, me aveis de desengañar, y decir desnudamente, sin aficion, ni cautela, y sin lisonja alguna, lo que viereis que con-

viene, y lo que mas importa à mi servicio. Admirados, y con razon, quedaron todos los Grandes, y Prelados de la junta, al escuchar semejante razonamiento. Hizofeles mucha novedad el caso, y mas à los que ignorarian las historias, pensando que ningun Rey en el mundo se avria despojado de su dignidad, por darfela à su hijo. Con todo, aun los humanistas, que sabian; que otros Reyes, y Empcradores cada uno por sus respetos, avian hecho estas renuncias, no dexaron de estranarlo, y admirarlo mucho. Encogiendose de ombros, se miraron los unos à los otros, y como la propuesta era tan ardua, y que en ella les gravaba las conciencias, pidieron, y suplicaron, que les diesse tiempo para mirarlo, y pensarlo, y poder responder lo que discurriesse cada uno. Otorgòles el Rey plazo competente. Bolvieron a juntarse en consejo, y de comun consentimiento le respondieron, que en ninguna manera convenia tenunciar sus Reynos, porque era exponerlos à muchas dissensiones, y inquietudes. Y como la experiencia en estos casos es la mayor filosofia, y lo que mas convence, propuseronle similes, y exemplos, no de Reynos estraños, sino de España, y Castilla, hablando el que tomò la mano de esta suerre: Señor, por la obligacion que nos corre de ser vuestros vassallos, y del juramento que hacemos quando entramos à serviros, y del que nuevamente nos aveis impuesto aora, hablando con el respeto, que à V. Mag. se debe, os decimos, que sera un daño notable la renuncia que intentais, dandonos la razon los hechos, y las Chronicas de España, que en vuestra Real Camara podeis verlas, y leerlas. Alli se veran patentes las discordias, y los males, las perdidas, y las guerras, que vinieron à seguirse de partir los Reyes vuestros antecessores los Reynos de Castilla, y de Leon, entre sus hijos. El Rey Don Fernando el Magno, renombre que adquiriò por sus virtudes, y hazañas, pareciendole, que contentando igualmente à todos sus hijos, los dexaria en paz, hermanados, y concordes, dexò por su testamento el Reyno de Castilla à Don Sancho el mayor de ellos: el Reyno de Leon à Don Alonso: el Reyno de Galicia, y Portugal à Don Garcia; à Dona Elvira la Ciudad de Toro; y la de Zamora à Doña Urraca. Siguiòse de esta particion una guerra intestina, cruel, y sangrienta, porque Don Sancho, à titulo de mayor, peleò con Don Garcia, venciòle, y prendiòle, y vino à morir en hierros. Luego diò tràs Don Alonso, y hizo que se entrasse Monge, y que se huyesse à Toledo à ampararse del Rey Moro. Luego fue contra Doña Urraca, para quitarla à Zamora, donde el traydor de Bellido le quitò la vida. Todas estas desgracias, y desastres, nacieron de la particion. Despues el Rey Don Alonso, el que ganò à Toledo, por acariciar à una hija bastarda que tenia, diò en dote el govierno de Portugal à su marido; con que jamàs bolviò à nucstra Corona, haciendose Reyno aparte, y dando à Castilla las guerras, y pesadumbres que veis. Lo qual se huviera escusado, si no desmembrara Don Alonso aquel giron de su Reyno. Tambien el Rey Don Alonso, nieto del que dexamos dicho, hijo de Don Ramon, y de la Reyna Doña Urraca, que se llamò Emperador de España, por tener por tributarios à sus Reyes: este, pues, bolviò à dividir los Reynos de Castilla, y de Leon, siguien352 Libro tercero, Cap. 12.

quiendose de ello los mismos males, y guerras. Lo mismo aconteciò de dar en dote el Rey Don Alonso, hijo del Rey Don Fernando, que gano la frontera, con una hija bastarda que tenia, al Rey de Portugal, el feudo de Serpa, Moròn, y Mora, Plazas del Algarve, y que las perdiò para siempre la Corona de Castilla. De suerte, que la experjencia tiene mostrado lo pernicioso que es desmembrar, y dividir los Reynos, aunque sea entre padres, y hijos. Y el fin à que mira en csto V. Mag. de que renunciando el Reyno, y llamandose solo Rey de Portugal, abrazaran los Portugueses su partido : esso viniera bien, quando se empezò esta obra, y que estaban pidiendo los Naturales persona de su Nacion, que los rigiesse; mas no aora, que encastillados, y sobervios, no avrà quien los reduzca del pretexto que figuen. Y si teniendo V. Mag. enteramente sus Reynos, y unidas todas sus suerzas de Castilla, y de Leon, no basta, ni puede conseguir lo que desea, como lo conseguirà quedandose con menos poder, qual son essas Ciudades que ha elegido? Y si à esto dice, que si fuere necessario bolver à las puñadas, le ayuda-à el Principe su hijo Don Enrique, hecho yà por la renuncia Rey de Castilla, y Leon : A esto, señor, decimos, que esta muy en duda, porque entre Reyes, y Principes, por la codicia, ò comodidad de sus Reynos, suele olvidarse el derecho de la sangre, de que estàn llenas de exemplos las historias. En verdad, Senor, que aunque ay padres para hijos, como en V. Mag. lo vemos, fuele aver hijos, que en materias de interes, y mas en golofinas de reynar, no se ahorran con sus padres. Y ultra de lo dicho, què sabemos si essas Ciudades, que elegis para vuestro sustento, Sevilla, Jaen, Cordova, y Murcia, (que à la verdad son los mejores bocados de vuestra Corona) os querran obedecer, viendo que os llamais Rey de Portugal, y que ellas pertenecen, y son de la Corona de Casti-Îla? No podrà fuceder se la den à vuestro hijo, como à legitimo Rey, y à vos os dexen en blanco, por quanto renunciasteis el derecho? Si sucediesse, en què cuita os hallareis? en què ahogo? en què trabajo? Tambien el Señorio de Vizcaya, que ha sido siempre sujeto à la Corona de Castilla, podrà ser no os obedezca, ni os quiera

por Señor, fino al que se intitulare Rey. Y por lo menos. se les harà cosa dura à los Vizcaynos aver de atravesar toda Castilla, y Leon, y iros à buscar à Murcia, ò à Sevilla, en los negocios que se les ofrezcan. No ay menos inconvenientes al poner Governadores al Principe vuestro hijo, hasta que tenga edad para poder encargarse del govierno; porque muchos Regidores en un Regimiento, por maravilla se unen à lo que conviene: exemplo claro, que nos dan las Abejas, no confintiendo fino un Rey en su fabrica, y Republica. Y si acontece à veces, que gowernen muchos, fuerza à ello la necessidad de faltar el Rey, y ser pequeño el heredero; pero quando puede escufarfe, como aora, lo derecho es, que aya una fola cabeza. Demàs, que nombrando muchos, por muy buenos que sean, se origina una emulación, y embidia de-los que no son electos; y dandose por agraviados, zizanean quanto pueden à los otros, con que suelen nacer muchas inquietudes, dissensiones, y disgustos. Finalmente, què sabemos si el Principe vuestro hijo, quando yà llegue à tener capacidad cumplida, se tendrà por agraviado de verse Rey de Castilla, y que vos le desfruteis las mejores alhajas de su Corona? que aunque ha avido Emperadores, y Reyes, que han consentido compañía en el govierno, lo comun es, como dexamos dicho, el exemplo de las Abejas, querer cada uno ser unico en el mandar; y dado caso, que de vrestra renunciacion sucediesse todo bien, y de la manera que deseais, que Portugal os admitiesse por Rey ( que esso està bien lexos ) no podria ser, que Vos, señor, entonces no quisiessedes dexar estas tierras, y Cindades, que reservais aora, dando ocasion à que quedassen enagenadas de la Corona de Castilla; y por el configuiente à muchos alborotos, escandalos, y guerras? Avian de querer Cordova, y Sevilla sujetar su pompa, y su grandeza al Cetro Lusitano, quando sue ayet un giron de estos Reynos, que desgarro Don Alonso por dote de una bastarda? Vizcaya, que no ha conocido, ni llamado à nadie Rey, se humillara à Portugal? El tieso de Murcia, y su nacural ran belicoso, humillara la cerviz al Portuguès dominio? Luego fuera todo origen de nueyas guerras, nuevas lides, y alborotos: Y el Moro Gra354 Libro tercero, Cap. 12.

nadino à vista de estas cosas, què niciera de algazaras? Entrarase por la parte que le diera gusto, y ensanchàra su Reyno à su voluntad; los demàs Principes, y Reyes, que supieran el caso, què dixeran de vèr esta novedad? Paes aunque parece hazaña, y que por tal puede rotularse (pues renunciar la Corona, siempre sue de hombres insignes) con todo, en el caso presente de vèr à vuestro hijo de tan tierna edad, lo avian de juzgar por grande desacierto, y aun tenernos à los de vnestro Consejo por menguados, è ignorantes. Y assi, señor, por todas las razones dichas, suplicamos à V. Mag. todos los presentes, se aparte, y dessista de semejante pensamiento, en que le encargamos la conciencia, y descargamos las nuestras.

Con mucha atencion escuchò el Rey à los de su Consejo; y viendo lo fuerte de sus razones, sujetò à ellas su dictamen, y diòse por muy servido. Anduvieron muy Christianos los Consejeros, y Grandes, que otros sueran, que con la mira si caía en ellos la suerte del govierno, se hicieran à su paladar, y le lisongearan la accion. Tenia el Rey buenos sugetos, que le hacian lado, pues quando no fueran mas que el Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio, y su Chanciller Don Juan Garcia Manrique, Arzobispo de Santiago (que aunque opuestos entre sì, eran ambos muy zelosos) ellos solos bastàran à desenganar al Rey. En fin, sepultôse en silencio la renuncia, y concluyeronse las Cortes en las demàs materias. En primer lugar pidieron los Procuradores de los Reynos, que supuesto que el hacer treguas con Portngal avia sido para aliviar à los vassallos de los pes chos, y tributos, suplicaban à su Magestad, que lo cumpliesse. El Rey diò à entender à algunos de los Procuradores, de quien mas fiaba, personages de copete, como antes era su designio, viendo sus grandes alcances, originados de las passadas guerras, que le socorriessen de nuevo con algunas cantidades cada año, para hacer tesoro, y tener con que bolver à la conquista de Portugal en feneciendo las treguas. De suerte, que con son de aliviar cargas, tratò el Rey de echar mas pechos. No se espante nadie de lo que passa al presente, que el mundo hempre ha sido uno, las obligaciones de los Reyes muchas,

chas, muy usado el pedir con capa de satisfacer; llamar donativo à lo que ha de ser deuda forzosa. Con rodo. los tales Procuradores anduvieron algo sacudidos, no queriendo atraer à los demás à lo que el Rey les pedia. dando escusas bastantes para no poder hacerlo. Huvo de valerse el Rey de otras personas, que fueron un Obispo, y cierto Cavallero. Estos hablaron à todos, significando los grandes gastos del Rey, en sustentar tantos Castellanos, Gineres, Tenencias, sueldo de Castillos, expensas de su Casa, gastos de Embaxadas, mantenimientos de la Reyna su muger, y de la Reyna de Navarra su hermana, y de la Reyna Doña Leonor de Portugal su suegra, de hermanos, y hermanas suyas; lo mucho que le costaban las bodas del Principe Don Enrique, y del Infante Don Fernando sus hijos; lo que daba al Infante Don Juan de Portugal, à quien tenia restado, y à todos los que avian sido de parte de la Reyna Doña Beatriz, sustentandolos, y focorriendolos conforme la calidad de cada uno; y que assi mirados tan grandes gastos, no tuviessen à mal que

les pidiesse su Rey le socorriessen.

A todo esto satisfacieron los Procuradores con mucha atencion, lealtad, y cordura, que el Reyno daba ca: da año à su Magestad veinte y ocho quentos de buena moneda, y otros setecientos de los derechos antiguos. con que venian à ser treinta y cinco quentos, cantidad tan considerable, que avia, y sobraba mucho para los gastos referidos; y que si para sustentar guerras con Portugal, y Granada, y con el de Alencastre, avia avido lo suficiente, por que aora sentadas pazes, y treguas con todos, no avia de sobrar mucho? Que se sirviesse su Magestad de señalar Conradores fieles, y leales, que ajustassen lo que el Reyno tributaba, y los gastos, y expensas en que se distribuia; y que si se hallasse, que estaba todo bien distribuido, y ajustado, ellos estaban prestos de servirle, y acudir à todo lo que mandasse. Oyò el Rey esta respuesta, y à suer de bien entendido, conociò la razon, y viò, que decian bien. Consultò sobre ello à todos los Prelados, y Señores, y le dixeron lo mismo. Fue causa esta resolucion de los Procuradores de Cortes, para que se viessen los libros de las Contadurias, señalando per-

i jo-

356 Libro tercero, Cap. 12.

sonas graves, y desinteressadas, quales sueron el Disque de Benavente, Don Fadrique; y Don Pedro, Conde de Trastamara, medios hermanos del Rey; Don Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, y seis Procuradores de las Ciudades principales de Castilla, Burgos, Toledo, Leon, Sevilla, Cordova, y Murcia, uno de cada una. Remediaronse con esto muchos excessos, y gastos extraordinarios, y escusõse de gravar con muchos pechos.

Tratose tambien en estas Cortes sobre la justa peticion del Rey Don Carlos de Navarra, cuñado de nuestro Rey, y muy su amigo, pidiendole por ruegos, y por merced, le embiasse à la Reyna su muger Doña Leonor, hermana legitima del Rey Don Juan, para que hiciesse con èl vida maridable, atento avia cessado la causa, y ensermedad, por que se vino à Castilla. Yà dexamos apuntado, como esta señora Reyna, por mejorar de ayres, segun le aconsejaron los Medicos, se quedò en Castilla, con gusto, y beneplacito del Rey Don Carlos su maris do. Mejorò, pues, de los achaques de que adolecia, y viendo el Rey, que eran yà passados dos años, y que aunque con Mensageros, y cartas la avia llamado muchas veces, no queria bolver con el; despachole al Rey Don Juan Embaxadores à estas Cortes de Guadalaxara, para que supliesse su autoridad; y mando con su hermana, lo que no alcanzaban sus carras, sus instancias, y sus ruegos. Pedia el Navarro justicia, porque à dame mi muger, no tenia respuesta. El Rey Don Juan conocia era razon, v rogòselo à su hermana: Ellà, yà suesse no estàr muy bien hallada con el marido, ya fuesse temer la queria matar, yà fuesse hallarse bien en Castilla, ò yà fuesse por todo, escusose con el Rey su hermano, por quanto en la enfermedad que tuvo, estando en Navarra, un Medico del Rey, Judio de Nacion, la avia querido dar yervas para quitarla la vida; y que aunque no presumia, que era orden del Rey su marido, todavia recelaba de no aver hecho la diligencia bastante; que requeria aquella maldad : Que fuera de esto, sabia que algunos Cavalleros intimos de su marido, y poco afectos à ella, la andaban malquistando, con que de todos modos corria su vida riesgo. Estas escusas, acompañadas con algunas

13=

357

lagrimas, para un corazon tierno del Rey Don Juan su hermano, y que amaba à la hermana tiernamente, hicieron tal bateria, que en junta de Prelados, y Letrados se ventilò en el Consejo la satisfaccion, que se le avia de pedir al Rey de Navarra, sobre el seguro de su muger. Pedianle apretado juramento; esto yà lo ofrecia, mas no hacerle ante el Papa, y ante el Rey de Francia, como proponian algunos de la junta. Pedianle assimismo diesse algunas Villas, y Castillos en rehenes, no quiso venir en ello; con que despues de muchas demandas, y respuestas, huvieron de contentar al Navarro, con embiarle la mayor de sus hijas, la Infanta Doña Juana, que la avia embiado tambien à pedir, temiendo, por no tener heredero varon, que se la casassen en Castilla à su disgusto. Acallado, pues, con esto, assoxò en la instancia, y peticion de su muger, bien que le ofrecieron, que passados algunos dias, se la llevarian con decencia, v aparato. El sin duda era buen hombre, como llamamos en Castilla, à los que en sus casas mandan sus mugeres. Y la Reyna Doña Leonor, que no era boba, bien sabia con quien lo avia, pues à ser su marido hombre, no se tomàra ella tanta licencia. Adelante nos darà bien que hacer por la muerte de su hermano.

Tratòle assimismo en estas Cortes del derecho que en Vizcaya, en Alaba, Guipuzcoa, y en los Obispados de Calahorra, y Burgos, tienen algunos Señores, y Cavalleros de percibir los diezmos, poniendo en las Iglesias Clerigos, y Parrocos, que administren los Sacramentos, assignandoles salario, ò parte de dichos diezmos: Querellandose ante el Rey muchos Prelados, y Obispos de este modo de dezmar, diciendo ser contra todo derecho, que llevassen los Seglares lo que es debido solo à les Sacerdotes. Alegaron para comprobacion el Decreto del Concilio Lateranense, que manda, que ningun Seglar pueda gozar de los diezmos Eclesiasticos, ni desfrutar las Iglesias, aunque sea con licencia del Sumo Pontifice. Huvo grandes consultas sobre el caso de la una, y otra parte; pero vistas las razones de los Señores, y Cavalleros, que percibian tales diezmos (dexando aparte la inmemorial costumbre de casi quarrocientos años,

Z 3.

y la rolerancia de los Sumos Pontifices) que sue decir, que sus antepassados ganaron aquellas tierras de los Moros à punta de lanza, y costa de mucha sangre; y para mantenerse en ellas, y defender à los Labradores, que las cultivaban, se ordenò, que de todo lo que cogiessen, pagassen el diczmo a los que estaban nombrados por Capitanes, y Candillos, para el resguardo, y desensa: Que mediante este socorro, no dexaron jamàs al Moro que hiciesse vasa: Que ningun Pontifice, ni Obispo lo tuvo à mal, viendo era causa de aumentarse, y conservarse assi la Fè de Christo, y que en esta possession avian estado sus antecessores quietos, y pacificos tantos centenares de años, que què razon podia aver aora para perturbarles su derecho? Abogaron en la causa Letrados famosos, que hizo el Rey juntar para la decission, y para que con mucho acuerdo se resolviesse materia tan grave. Finalmente, las razones dichas fueron tan fuertes, y las respuestas à las objecciones ran adequadas, que se puso silencio à la peticion de los Obispos; quedandose los Señores en su antigua possession; porque lo mas apretado del Concilio Lateranense, salva lo que antes de el huviesse estado en costumbre. (r)

(r) Chronica de el Rey Don Juan el Primero, año 10. cap.10.

Confirmò aqui el Rey Don Juan, ò tolerò por lo menos, y ay quien dice, que contra su voluntad, (s) todas las mercedes de Villas, de Castillos, de Señorios, de Titulos, y Estados, que avia hecho el Rey su padre à los que le ayudaron à ponerse la Corona. Naciò la dificultad so. bre una cortapisa, que en una clausula hizo el Rey Don lib.18. c.13. Enrique al tiempo de su muerte, procurando enmendar, y cercenar lo prodigo de sus bizarrias; y sue, que excluia à los transversales de la herencia de dichos titulos; privilegios, y mercedes. Esto es, que si un padre tenia doshijos, ò mas, y el mayor, que heredaba el Estado, muriesse sin succession, bolviesse el Estado à la Corona, y no le heredasse el hermano segundo. Quexaronse, pues, todos los Señores de este rigor, alegando, como à costa de su sangre, de padres, de hermanos, de hijos, y parientes, sirvieron con lealtad, y fineza à dicho Rey Don Enrique, y que no era razon, que las mercedes con que les

avia pagado, no las heredassen los hijos, y hermanos su-

yos. Como era tanto el tropèl de interessados, y tantos los que rogaban, y hacian instancia, huvo de conceder el Rey lo que pedian, perpetuandolos à todos titulos, y

privilegios.

De parte del Rey Moro de Granada, y del Maestre de Avis, yà Rey de Portugal, aunque se le negaba tal Titulo, vinieron Mensageros à las Cortes à pedir el Portuguès la confirmacion de las treguas sentadas por seis años; y el Granadino à que se prolongasse el tiempo de las que renia. De parte de Portugal vino Alvar Gonzalez Camelo, Prior del Hospital de San Juan, al qual se le sirmò, y diò el despacho en el Lugar de Brihuega. De parte del Moro vino el Alcayde de Malaga, con un samoso presente de paños ricos, labrados de oro, y seda, y algunos buenos cavallos.

Por Corona de estas Cortes, partiendo el Rey de Guadalaxara à Segovia, inventò una novedad, un nuevo genero de Cavalleria, que se parecia mucho à la del Toysòn, pues al modo que en esta es la divisa el Vellocino, y Cordero, en aquella era una Paloma blanca, symbolo del Espiritu Santo, pendiente de un collar, hecho con mucho primor, à modo de rayos de Sol. De sobre el Altar, donde se bendixo, tomò el Rey el collar aquel dia, y diòle assimismo à algunos Cavalleros: Su temprana muerte no diò lugar à que se continuasse este genero de Cavalleria, aviendo ya mostrado à todos las Constituciones que se avian de guardar. Bolvamos al hilo de nuestra historia.

Fenecidas las Cortes de Guadalaxara, y aviendo el Rey passado el Estio en la Ciudad de Segovia, por lo fresco de sus ayres, determinò ir à la Andalucia à passar el Invierno, y remediar algunas desordenes que avia. Por ir mas desembarazado, embiò à Talavera al Principe Don Enrique, y al Insante Don Fernando sus hijos, y à la Princesa Dona Catalina su nuera, pareciendole lugar, y temple acomodado, para que passassen el Invierno. La Reyna Dona Beatriz su muger, se adelantò tambien à Madrid, en el interin que èl disponia en Alcalà de Heanares algunas cosas: que quando ha de venir la desgracia, parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta, y desvia la fortuna lo que pueden el parece que aparta el parece

44

de ser de algun consuelo. Es natural el morir; pero morir à vista de los suyos, parece que es consuelo. Desacompañado, pues, de todas caras prendas, se quedò el Rey en la Villa de Alcalà, disponiendo, y concertando fu viage para Sevilla, à tiempo que llegaron alli cinquenta Cavalleros Christianos, que con sus hijos, y mugeres, venian de Africa, con licencia, que à ruego del mismo Rey Don Juan, les avia dado el Rey de Marruecos. Este linage de Christianos eran reliquias de los que desde la perdida de España sueron embiados al Miramamolin. y se conservaron fieles, viviendo entre los barbaros, casi al modo que los Mozarabes en Toledo, y como aca Moz zarabes, les llamaban en Marruecos los Farfanes. Recibiòlos el Rey amigablemente, y ofreciòles dàr bienes; y tierras en Castilla, con que pudiessen vivir. Y aviendo sido informado de lo diestrissimos que cran en las escaramuzas, lo bien que à la Africana jugaban de las lanzas. lo prestos que rebolvian, lo velozes que eran en la carrera, con otras habilidades de este genero, diòle deseo al Rey de verlos correr, y escaramuzar. Señalòse dia un Domingo à nueve del mes de Octubre de aquel año, que fue el de mil trecientos y noventa, dia harto fatal para España, harto lastimoso, y triste. Aviendo, pues; oido Missa el Rey en su Capilla (harro-buena prevencion para el fracaso) montò en un cavallo Andaluz, muy lozano, y muy brioso, y acompañado del Arzobispo de Toledo, y de muchos Grandes, saliò por la puerta, que llaman de Burgos, que està junto à Palacio, pegada oy junto al Monasterio de las Bernardas. Avia de ser en aquei campo la escaramuza, y torneo, donde yà los Farfanes estaban esperando. Dad, pues, si el Rey, tomado del pundonor, quiso hacer alarde de su destreza, y mostrar à los forasteros, que tambien era ginete; ò dad, si brindado de la llanura guifo alegrar à los suyos con em: pezar la fiesta, arrimò las espuelas al cavallo, y diòle una carrera por en medio de un barvecho: (mala eleccion para acto semejante ) el cavallo mas castizo, el mas corredor, y diestro, es fuerza que se empalague entre los surcos. Assi sucediò aqui, pues tropezando el cavalo en medio de la carrera, cayò con tanta furia, que al

gold

golpe, dexò al Rey muerto totalmente. No bastò la prisa, y diligencia de los que le acompañaban para socor-Ferle: que lance semejante, no da terminos à remedio alguno. Acudir, y verle difunto, fue todo à un tiempo; la lastima, y el dolor los dexò à todos atonitos, y pasma= dos. Solo el grande corazon del Arzobispo Don Pedro Tenorio tuvo discurso para prevenir nuevos males; usando de esta astucia. Comenzò à echar voz, que el Rey no era muerto; y para encubrirlo mas bien, hizo armar al instante una tienda, donde el mismo Rey ya; zia sin alma, no permitiendo, que nadie, sì solos Media cos, le visitassen, poniendo guardas de hombres muy callados, y prudentes para este esecto. Hacia cubrir el cuerpo del Rey con mucha ropa, en su nombre ordenaba, que se hiciessen rogativas por su salud: Tal vez fingia recados de su parte, y tal vez daba à entender estaba mejor. La traza fue enderezada à hacer tiempo para despachar Correos à toda diligencia à las Ciudades, y Cabezas de los Reynos, y à los Prelados, y Grandes, haciendoles saber el fracaso, y pidiendoles con todo amor, que guardassen see, y lealtad al Principe Don Enrique, como à legitimo successor à la Corona. Este sue el zelo de este gran Prelado; y que siendo digno de remuneracion, se lo pagò en adelante muy mal el herederos Quando và le pareciò al Arzobispo que estaba algo-

prevenido el riesgo, hizo llevar el cuerpo del Rey à sus casas, y pusole en su Capilla, donde yà se hizo patente el expectaculo. La que primero llegò à verle, con el quebranto, y dolor que dexa entenderse, sue su muger la Reyna Doña Beatriz, desgraciada, y infeliz señora, al passo que hermosa, y honesta. Cogiola en Madrid la nueva, y acompañada de Don Juan Serrano, Obispo de Siguenza, partiò con la prisa, y desassossiego, que le instaba la desgracia: Sus lagrimas, sus ademanes, sus sentimientos fueron tan crecidos, que aumentaron las lastimas à todos. Verse moza, y yà viuda, despojada de la Corona de su padre, y yà desposseida de la de Castilla, y sin tener hijos, que alentàran su derecho, y aliviàran su soledad; y viudez, en tierra estraña, la propria con otro dueño, sin tener de quien valerse; què pena, que assiccion, que ahoa

rario. El Principe Don Enrique , y su hermano el Infante Don Fernando, no menos acongojados, y triftes, partieron de Talavera para ver su padre: Detuvolos en Madrid el Arzobispo, que como tan activo, y tan hazañe-(t) ro, en esta ocasion lo meneaba, y lo disponia todo, mi-Advierto, rando la utilidad del Nuevo Rey, y que se alzassen por èi alli los Pendones, y le diessen la obediencia los Señores, y los Grandes. Por este respeto no passaron à Alcalà, fola la Reyna viuda se quedò acompañando al marido difunto.

Despues que se huvo hecho la jura, mezclandose lo funebre de las exequias, con los aplausos festivos de viva el Nuevo Rey, se diò orden de llevar à Toledo el cuerpo del Rey difunto à la Capilla Real, que labrò su padre; y que èl, como queda dicho, avia dotado sumptuosa, y ricamente. Aunque el Testamento estaba oculto, como avia años, y se hizo allà en la guerra, con todo era cosa muy fabida, que avia mandado enterrarse en dicha Real Capilla. Fue llevado, pues, con la pompa, y aparato debido à tan buen Rey: Diòsele sepulcro à la mano izquierda de su padre Don Enrique. Erigiosele bulto de marmol, y aunque el dia de oy, en la parte que està, se vè de rodillas, no estuvo assi en su antigua sepultura, sino tenel Rey Don dido, à la manera que estàn los otros Reyes. Gravosele Enrique III. sobre la urna un epitafio, que dice assi: c. 4. cstà er-

> Aqui vace el muy Catholico, y virtuoso Rey Don fuan , bijo del buen Rey Don Enrique , de fanta memoria, y-de la Reyna Dona Juana, bija del muy noble Don Juan , (t) bijo del Infante Don Manuel , y fino à nueve dias del mes de Octubre; ano del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesu-Christo de mil y treciena tos y noventa años.

Este sue el sin del Rey Don Juan el Primero, mozo de treinta y dos años, aviendo reynado once, dos meses, y veinte dias, le arrebatò la muerte. Fue de muy bnenas costumbres, muy benigno, y afable; y aunque muy pundonoroso, no altivo, ni sobervio; hombre de buena con-

que este epitafio, y los demàs que vàn puestos en este libro, son sacados à la letra de sus originales. Y el que refieren de este Rey, Julian del Caftillo en sus Reyes Godos, lib. 4. disc. 9. y el Maestre Gil Gózalez Davila en la Chronica de

rado en ambas partes,en decir, que la Reyna D. Juana fue hija de el Rey

Don Juan, y no ha de decir sino de D. Juan, que fue D. Juan

Manuel, Señor de Villena, hijo del

Infante Don Manuel.

cien-

ciencia, y amigo de la justicia; mediano de cuerpo, pero magestuoso; blanco, y rubio de color, y hermoso en las facciones; poco venturoso en sus empressas, especialmente en lo de Portugal; pero bien afortunado en hacer obras pias. Quatro las mas memorables le haràn siempre eterno, y feliz su fama: La primera fue, la fundacion, y dotacion de nuestra Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, memoria la mas primorosa, y rica, que ay en España; pues ultra de dexar à veinte y seis Capellanes gruessas rentas, para que se porten con la obstentacion, y decoro debido à tales Prebendados, dexò para su fabrica un tesoro de plata, y ornamentos: La segunda sue, el samosissimo Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, que aviendo sido hasta alli Santuario en que servian Capellanes Clerigos, le donò à la Religion de San Geronimo; con que vino à fer la Cafa mas rica, y mas ilustre, que tiene aquella Orden: La tercera, el Magestuoso Convento de Monges de S. Benito, que fundò en Valladolid en sus Reales Palacios, llamados el Alcazar Viejo: La quarta, el Monasterio del Paular de la Cartuja, en el Valle de Lozoya, en la parte que llaman Rascafria, cerca de Segovia, Convento el mas ilustre, que tienen los Cartujos en España. Estas quatro obras tan insignes, fueron Fundaciones del zelo, y de la piedad de este Catholico Rey. Quatro devotas pilastras, en que se sustentarà su devocion, lo que duràre el mundo: Clerigos, Geronimos, Benitos, y Cartujos, seran

nos Sacrificios le tributaran debidos obsequios.





# LIBRO QUARTO.

# DE LOS REYES NUEVOS de Toledo.

# CAPITUTO PRIMERO.

DE COMO EMPEZO A REYNAR EL REY Don Enrique, Tercero de este nombre, à quien llaman el Doliente; bacese un breve epilogo de sus raras virtudes.

NZE años le contaba el tiempo al Prinscipe Don Enrique, quando la desgrasciada muerte del Rey Don Juan su padre, que dexamos referida, le diò la herencia del Reyno, y la Corona. Que naciò en Burgos, yà se dixo en su lugar, que sue el año de mil y trecient

tos y setenta y nueve; y que por razon de su Bautismo se le concedieron à aquella Sauta Iglesia grandes privilegios. Bautizòle Don Domingo, Obispo de aquella Ciudad, de quien tambien diximos algo de su eleccion, quando aviendole hecho arbitro en los dos opuestos à la Mitra, èl à lo bueno se la aplicò à sì, por no dexar à ninguno descontento, diciendo con gracia: Obispo por Obispo, seaselo Domingo. Siendo aun niño nuestro Principe, por algunas conveniencias entre Castilla, y Portugal, sue desposado con la Insanta Dosa Beatriz, hija unica, y heredera del Lustano, que despues por no surtir esecto los tales desposorios, vino à ser su madrastra, casando con su padre. Despues, como yà vi-

mos, para la tranquilidad, y sossiego de estos Reynos, casò con la Princesa Doña Catalina, hija del Duque de Alencastre, y de Dona Constanza, hija que sue del Rey Don Pedro, y de Doña Maria de Padilla. Un año poco mas avia que estaba casado, ò desposado (digamoslo assi) con esta señora, quando con la infausta nueva, llegò juntamente el apellidarle Rey. En la Coronada Villa de Madrid, donde le detuvo el Arzobispo de Toledo, no dexandole que passasse à Alcalà à vèr el expectaculo del Rey su padre difunto, se hizo la primera funcion por todos los Grandes, y Señores, que se hallaron presentes: trofeo harto famoso de esta ilustre Villa, alzar los Pendones la primera por un Rey niño, huerfano de padre; y madre, que donde sobra la lealtad, no se atiende à la edad del que es, y nace Señor. Verdad sea, que este famoso Principe descubrio, aun en años tiernos, el talento grande, de que le dotò naturaleza, hallandose en el primero las canas, que los años. Fue de mediana estatura, Costumbres, bien assi como su padre, y su abuelo, que en cuerpos me- y virtudes de dianos todos tres, les puso el Cielo almas grandes. Y si à el Rey Don este Principe no le maltrataran las dolencias, ni le acabaran tan presto, fuera en lo virtuoso, y justiciero pasmo de los siglos. Con todo, muchacho, y doliente, hizo cosas inauditas, haciendose temer mas que Carlo Magno; como verèmos adelante. Mantuvo en amor; y justicia à sus vassallos; los quales le respetaron como à Rey, y le amaron como à padre. Todo el govierno passaba por su mano, consultando en cada materia hombres perítos, y doctos. Tuvo don particular en saber elegir Ministros, acomodando à cada uno à lo que le inclinaba su dictamen, y le llamaba su habilidad. Los Tutores, que en su menor edad tuvo en el govierno, aunque fueron todos personages grandes, y que procurarian lo mejor, le abrieron camino, y le dieron mucha luz de enmienda, y corregir desordenes, y excessos. Como era de ingenio vivo, veia, y anotaba muchas cosas. Sentialo zeloso, y callabalo prudente, hasta poder obrar. Portose con gran templanza en su comer, y vestir: la composicion de su casa, y de la Reyna, muy medida; con que sin pechar à sus vassallos, vino à juntar gran tesoro. Honraba mucho

EnriqueTer-

Libro quarto , Cap. T.

(u)
Diego de
Valera en la
historia de
los Reyes de
España.

366

à las letras; premiaba à los sabios, y entendidos; y en razon de esto solia decir: Que tanto aprovecharon à los Atenienses los doctos consejos de Solon, como las armas vencedoras de Temistocles. A las personas Eclesiasticas, y Religiofas, trataba siempre con mucho decoro. Con los sobervios supo esgrimir la espada del rigor, con los humildes se hacia al perdon, y à la clemencia; y como dice un Chronista suyo, entre otras alabanzas que le da: (u) Supo juntar tesoros de sus proprias rentas, sin gemidos de los pobres. Que esto, en mi sentir, es la mayor virtud de un Rey, cercenar gastos superfluos, quitar cafilas de sirvientes, zanganos de los Palacios, acortar raciones, comer el puchero (como acà decimos) con su muger à una mesa, escusar extraordinarios; con que vienc à sobrar mucho de lo que haciendo al contrario, no avia para empezar. Diciendole en una ocasion sus Consejeros de Hacienda, que era necessario echar cierto tributo, dicen, que respondiò lastimado: No me lo aconsejeis, que temo mas las lagrimas de mis Pueblos, que las armas de mis enemigos. Aunque estaba lo mas del año doliente, no escusaba dar audiencia; y si tal vez, por aliviarle el trabajo. lo impedian los Ministros, se enojaba mucho, y con gran fervor, y zelo salia à escuchar à todos. Esto baste por principio de sus virtudes, que en el progresso de su historia tocarèmos otras muchas.

Yahemos dicho, como se levantaron en Madrid los Pendones por el Nuevo Rey. Alli acudieron todos los Grandes á besarle la mano, y darle la obediencia. Fueron de los primeros Don Fadrique de Castilla, Duque de Benavente, hijo del Rey Don Enrique Segundo, medio hermano del Rey Don Juan, y tio del heredero; Don Pedro de Castilla, Conde de Trastemara, hijo del Maestre de Santiago Don Fadrique, hermano del Rey Don Pedro. Estos dos Señores eran de los de mas estosa, sangre Real, y tan propinqua al Rey. Assimismo el Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio, el de Santiago Don Juan Garcia Manrique, y los tres Maestres de las Ordenes, Don Lorenzo Suarez de Figueroa, Maestre de Santiago; Don Gonzalo Nuñez de Guzmàn, Maestre de Calatraya; Don Martin Yanez de la Barbuda, Maestre de Al-

cantara. Don Alonso de Aragon, Marquès de Villena, personage de los mas grandes de Castilla, no pudo hallarse à esta funcion, por estar retirado en Aragon, muy enojado con el Rey difunto, por averle quitado la dignidad de Condestable, y por otras cosas. Ofreciò bolveria à Castilla, con que se le restituyesse aquella dignidad. Vinieron en ello el Rey, y la Reyna, por contentarle, y tenerle à su devocion.

En Ocaña hicieron los dos Maestres, el de Santiago, y el de Calatrava, una jura solemnissima de ser fieles, y leales, y amigos verdaderos para servir à su Rey. Por cosa notable dirè aqui el modo del juramento, que en aquellos tiempos era cosa muy ordinaria en los assientos, que hacian los Señores. Y huvieralo dicho antes en ocafiones, que en las historias de atràs se han ofrecido, si no temiera algun escandalo, y horror en los ignorantes. Pero supuesto, que el cèlebre Coronista el Maestro Gil Gonzalez Davila lo cuenta en nuestra lengua vulgar del modo que se hacia, (x) arrimado à tal fiador, bien podrè (x) Gil Gondecirlo. Digo, pues, que dixo Missa un Capellan de el zalez Davila Maestre de Calatrava, y al tiempo de acabar de consa- en la Corograr, se levantaron ambos Maestres, y poniendo las manos sobre la Hostia, juraron sobre ella lo que queda referido, que era guardar lealtad, y fidelidad al Nuevo Rey. Este es el modo del juramento, que dicen las Coronicas, que hacian los Reyes, y Cavalleros sobre el Cuerpo de Dios: esto es, que ponian las manos sobre la Hostia consagrada, como se ponen aora sobre la Cruz, y Santos Evangelios: costumbre, y antigualla de aquel siglo, que ha reformado el tiempo.

Fenecida, pues, la funcion de aclamar al Rey Don Enrique por legitimo Señor, tratòse ante todas cosas de llevar el cuerpo del Rey difunto à su Real Capilla de la Santa Iglesia de Toledo, para darle sepultura, como yà diximos. Hicieronsele alli nuevas Exequias, con lugubre aparato, con dolor, y lagrimas comunes. Y csto fenecido, juntatonse Cortes en Madrid, para tratar, y disponer el govierno, durante la menor edad del Rey. Despachòfe convocatoria para todos los Prelados, Maestres, Condes, y Ricos Hombres, y para las Ciudades, y Villas par-

nica del Rey Don Enrique Tercero, cap. 6.

(y) Gil Gonzajez ubi tupra cap. 7.

Cortes. Por evitar prolixidad, no pongo aqui los nombres de los Procuradores, que fueron nombrados, y acudieron por cada Cindad, y Villa. Remito-al que lo quisiere saber, al dicho Coronista Gil Gonzalez: (y) solo por curiofidad dirè las Cindades, y Villas, que entonces tuvieron voro, y fueron, Burgos, Toledo, Lcon, Sevilla, Cordova, Murcia, Jaen, Avila, Salamanca, Zamora, Segovia, Soria, Valladolid, Plasencia, Baeza, Ubeda, Toro, Calahorra, Ovicdo, Xerez, Astorga, Ciudad-Rodriz go, Badajòz, Coria, Guadalaxara, Coruña, Medina dell Campo, Cuenca, Carmona, Ecija, Vitoria, Logroño, Truxillo, Caceres, Cadiz, Castroxeriz, Bejar, Villa-Real, Cuellar, Tarifa, Hucte, Andujar, Atienza, Madrid, Alcaraz, San Sebastian, Sahagun, y Fuente-Rabia. Los Procuradores que hablaron por Toledo, fueron, Pedro Lopez de Ayala, Alcalde mayor de dicha Ciudad, que era el todo de ella, ilustre progenitor de los Condes de Fuenfalida, Perafan de Rivera, Juan Gaytan, Juan Alfonso de Zorita, y Martin Gonzalez Trapero.

ticulares de estos Revnos, que tenian, y tienen voto en

Lo primero que se determinò en estas Cortes, sue baxar la moneda, reduciendola à su intrinseco valor: esto por conocer los danos, y alteraciones de precios, que avian sobrevenido de averla subido. Lastima notable! que con tan antiguas experiencias de los males que causa subir las monedas, no ha sido possible que Castilla se aya podido curar de este achaque, sino que aya quedado de el etica, ò tissea. Si vieran los de aquel siglo estos nuestros tiempos, pues no valen oy cien maravedis, lo que entonces quatro blancas, tomàran (como decimos) el Cielo con las manos. En sin, baxar la moneda pareciò

entouces la cosa mas convenible.

Estando juntos los Grandes, y Señores, con los Procuradores de los Reynos, en la Iglesia de San Salvador de aquella Villa, para resolver el modo, y la sorma que avia de aver en el govierno; el Arzobispo de Toledo, como tan erudito en todas materias, hizo un gran razonamiento, en que con palabras sentidas, y razones tristes, diò a entender la pena, y el dolor que avia causado la desgracia, y lastimosa muerte del Rey Don Juan, y

del Principe, por lo que enseñaba la experiencia de los daños, y males, que acarrea governarse los Reynos por Tutores. Traxo los exemplos, que avia avido en Cattilla de los Reyes Don Ramiro el Primero, Don Alouso el Quarto, el Octavo, y el Onceno, Don Enrique Primero, y Don Fernando el Quarto. Todos estos seis Principes quedaron de tierna edad, cuyas tutorias ocasionaron rebueltas, dissensiones, y alborotos: prosecia del daño, que amenazaba à lo presente. Exortoles, pues, à la lealtad, y sidelidad, que como buenos vassallos debian à Dios, y à

su Principe.

Acabado este razonamiento, tratado, y ventilado en lo principal, concluyeron por mayor parte, que el mejor medio para el govierno pacifico, era, que el Rey, y Reyno se governasse por Consejo, compuesto de Grandes, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, y Cavalleros, y diez y seis Procuradores de las Ciudades principales, que ocho de ellos por turno de tres en tres meses se juntassen con los demás Governadores con igual autoridad. De los Grandes fueron electos el Duque de Benavente Don Fadrique de Castilla; el Marquès de Villena Don Alouso de Aragon; y Don Pedro de Castilla, Conde de Trastamara, todos tres de sangre Real; y poderosos. El Arzobispo de Toledo Don Pedro Teno. rio; el Arzobispo de Santiago Don Juan Garcia Manrique; los dos Maestres de Santiago, y de Calatrava. De los Ricos-Hombres, Pedro de Ayala, Alcalde Mayor de Toledo; Alvarez Perez Ossorio; Ruy Ponce de Leon; Pedro Suarez, Adelantado de Leon, y Asturias; y Garci Gonzalez, Mariscal: gran maquina de cabezas para govera nar un cuerpo. Juraron todos solemnemente sobre los Santos Evangelios, y sobre la señal de la Cruz, que bien, y lealmenre mirarian por la vida, y falud del Rev ; y por el pro, y honra de sus Reynos. Aunque en lo exterior mostraron todos gusto de este modo de governar, à muchos de ellos les quedaba otra allà en el pecho, especialmente al Duque de Benavente, y al Arzobispo de Toledo, ya fuesse de zelosos, por parecerles mal un cuerpo con muchas cabezas, yà fuelle con ambicion de querer rener mas

DIA:

370 Libro quarto, Cap. 2:

mano, que los otros, como personas mas grandes. Dissimularon esta brasa, y escozor à los principios, hasta que encendiendose la hoguera de su pesadumbre, se salió por la boca à llamaradas. Presto lo veremos: digamos aoralos casos, y los fracasos, que apellidando justicia unos, y otros pidiendo amistad, acudieron à estas Cortes.

### CAPITULO II.

DE LA PETICION DE LA VILLA DE MADRID; embaxada de el Rey de Aragon, y suplica de la Ciudad de Murcia por el Rey de Granada.

OR medio de sus Governadores, empezò su Rey: nado el famoso Rey Enrique, quando se fueron ofreciendo materias de importancia que consultarle, y pedirle. La nobilissima Villa de Madrid llego à besarle la mano, y à pedirle por merced les leyantasse el pleyto omenage, que en años passados avian hecho al Rey Leon de Armenia, quando el Rey Don Juan, por socorrer las cuytas de el Armenio, y mostrar su zelo Christiano, le hizo, entre otros Pueblos, Señor de aquedla Villa, con titulo de Rey. (Historia que queda referida en el libro antecedente) Pedian, pues, esto por quanto avian tenido noticia con testimonios autenticos, que dicho Rey avia muerto en Paris, y que yacia enterrado en la Capilla Mayor del Convento de los Monges Celekinos. Leyofe en las Corres esta peticion; pareciò à todos muy justo, con que el Rey lo concedió con Carta, y Cedula publica, que con otros Privilegios, guarda en sus Archivos dicha Villa. Como en riempo del Rey Don Juan fue Madrid, como cabeza del Reynado del Armenio, y le juro obediencia, pidiò aora la foltura de este vinculo, y obligacion, porque nadie la pudiesse retar nunca de desleal à fus Reves.

Casi consecutivamente llegaron los Embaxadores del Rey de Aragon à darle al Nacro Rey el pesame de la muerte de su padre, y el parabien de la heredada Corona que como yà he tocado algunas veces en herencias del la seconomica de la seconomica de

Rey

Reynos, y Mayorazgos, andan mezclados los placemes, v pesames, seutimientos con gustos, tristezas con consuclos. El principal de esta embaxada era el Marifcal de Aragon Mosen Guerau de Queralt, que en las guerras de Portugal sirviò al Rey Don Juan muy bien, y le diò en premio la Villa de Sahelices, junto à Ciudad-Rodrigo. Era hombre prudente, muy noticioso de las cosas de Castilla, y que conocia los humores de los que governaban. Visitò primeramente al Rey, y à la Reyna viuda Doña Beatriz ; y à Doña Leonor , Reyna de Navarra , y tia del Rey; al Arzobispo de Toledo, y à los Maestres de Santiago, y Calatrava, como principales servidores del Rey difunto su dueño. Despues estando el Rey con todo su Consejo, le bolviò à besar en publico la mano, y hablò de esta manera: Señor, el Rey de Aragon mi señor, y tio vuestro, os hace saber, que considerando vuestra pequeña edad, y receloso. que el Moro de Granada, como enemigo de la Fè, y el de Portugal, por vèr la ocasion, pueden intentar nuevas guerras, ò que algunos de los Naturales, mal contentos, rehusen obedeceros: temeroso, pues, de esto, zunque avia determinado ir à passar el Invierno à Barcelona por el temple dulce de su Cielo, ha mudado de parecer, y se queda en Zaragoza previniendo sus armas, para si sucede algo de lo dicho, acudir à defenderos con su persona, y vassallos. Esto en primer lugar. Lo otro, que os aconseja, que confirmeis las paz es, que el Rey vuestro padre dexò establecidas con los Reynos confinantes, sin excluir al Rey Moro de Granada, por mas que sea infiel; que aunque es algun deshonor, y mengua para Aragon, y Castilla, por tenerle tan vecino, se han de tomar los tiempos conforme à la necessidad: Que con el Portugues, en quanto à hacer paz, lo consulteis con los vuestros, y esteis à lo mejor; si quieren que no se haga, que por lo menos confirmeis las treguas por aora: Que procureis cariñoso, amable, y apacible, grangear la voluntad de vuestros subditos: Que hagais merced à los Grandes, que os assisten, y à los que os sirvieren bien, los honreis mucho: Que cuideis del Infante Don Fernando vuestro hermano; à la infeliz Reyna Dona Beatriz la respeteis como à madre; à la Aa 2 Rey

Libro quarto , Cap. 2:

372 Reyna Doña Leonor, vuestra tia, guardeis el mismo telpeto; à los Cavalleros Portugueles, que por servir à vuestro padre, y abuelo, se dexaron sus casas, y sus haciendas passandose à Cassilla, los premieis, y honreis en sumo grado: Que en lo tocante al govierno, os rijais, y governeis conforme la ultima voluntad de vuestro

padre. Mucho agradò el razonamiento à todos: mas no ay duda que à lo del ultimo, consejo, de que guardasse sa voluntad del difunto, les hizo mudar colores à los mas de la Junta. No dudo , que fabia el Embaxador del Testa: mento, y que aun quizà se avia hallado en el, como tan cabido del Rey Don Juan. Los que tenian para sì, que se guardasse aquella disposicion, porque avria menos bulla, (como acà decimos) y mas desahogo para meter la mano, se llenarian de alborozo. Solo no saber del tal Testamento, ni donde paraba, los tenia amagados, y encogidos: En fin, oida la embaxada, y fin darfe nadie por entendido de aquel punto, con general estimacion, y aplauso; agradecieron todos, y chimaron en nombre del Rey las ofertas, y consejos del Rey de Aragon. Y por mostrar algun agradecimiento à tanta fineza, y aun por tener de la mano aquel socorro, se tratò en el Consejo, que se le entregasse al Aragonès el Castillo de Jumilla, por las largas, y antiguas pretensiones de que pertenecia aquella Plaza al Reyno de Valencia. Que se tratò del caso he visto; que se le entregasse no lo he leido. Avria, como en todas cosas, contrarios pareceres.

Lo mismo que aconsejaba el Rey de Aragon, y que a Castilla le estaba bien entonces, acerca de tener paz con el Moro de Granada, se vino à la mano, como dicen, y sin buscarlo. Los Procuradores de Corte, que estaban por la Ciudad de Murcia, presentaron en el Consejo una carta de dicha Ciudad, acompañada con otra del Rey de Granada, escrita à la Ciudad misma, para que la paz assentada con Castilla passasse adelante. És el caso, por que vamos claros, que casi al mismo tiempo que muriò el Rey Don Juan en Alcalà de aquella desgracia; muriò tambien el Rey Moro de Granada, llamado Abulhagege, y succediòle en la Corona su hijo Juceph.

Ef-

Este, pues, como tan vecino, y cercano del Reyno de Murcia, deseoso, que las paces, y amistad, que avia avido entre Castilla, y su padre, se continuàran, escriviò à la Ciudad en Arabigo una carta, que traducida en Castellano, decia assi:

## CARTA DEL REY MORO DE GRANADA à la Ciudad de Murcia.

L Principe, Sicrvo de Dios Juceph, hijo de nuestro ,, Señor, Principe de los Moros, Siervo de Dios , Abulhagege, que Dios mantenga: al Concejo, muy justos, y san-,, alabados Cavalleros Hijosdalgo, escogidos los de se hacen es-, Murcia, acreciente Dios la vuestra honra, y os ende- tos Barbaros ", rece à lo que el alma quiere. Escrivimos aquesta carta, ", saludandovos, y loando vuestra bondad en el Alham-,, bra de Granada, y vos hacemos saber, que nuestro "Senor, y padre, sinò, y passò à la gloria de Dios. " (perdonele Dios) Nos heredamos su Reyno derecha-,, mente, fegun lo debe heredar Rey despues de su pa-", dre, y abuelo. El Rey mi padre, y el muy noble Rey "Don Juan se tenian yà prometida la paz poco tiempo "hà. Escrivimos esta, para haceros saber, que quere-" mos estar en la paz, y prometimiento hecho, por sa-,, ber, que nuestro Señor padre, que Paraiso aya, dexò ", la paz firme, y sossegada, y Nos la avemos renovado. "Esto sabed, y Dios alargue vuestra honra, y os lleve ", por la via, que el alma. Fecha à diez dias de Jafar, " año setecientos y noventa y tres.

Vista, y leida esta carta en el Ayuntamiento de Murcia; la consultò la Ciudad con el Adelantado Alonso Yanez Faxardo, y se decretò, que se escriviesse, y remitiesse la tal carta al Consejo, y à las Cortes. Recibiose con mucho gusto, y otorgòsele al Moro lo que pedia, avien-

dose puesto algunas condiciones honrosas en provecho de Castilla.

\*\*\*\*

Notese 10 tificados, que

#### CAPITULO III.

EN QUE SE TRATAN LOS VANDOS fangrientos de la Ciudad de Murcia, entre Manueles, y Faxardos; y del modo con que el Rey puso remedio.

Omo sea assi, que de muy atràs le viene al Reyno Omo lea alsi, que de muy atras le viene al Reyno de Murcia el ser muy belicoso, remitiendo sus Naturales à las manos, y à las armas el menor desayre, ò desafuero; se levantò en aquella Ciudad por este tiempo, sobre cierto accidente, un alboroto cruel, tan renido, y tan sangriento, que estuvo bien à pique de perderse. Sobre antiguas dissensiones estaba Murcia dividida en dos parcialidades, que eran los Faxardos, y Manueles, linages los dos muy nobles, procurando cada uno sustentar sus debates, y sus temas. Adolece de este achaque, y de este contagio todo aquel Reyno: pues no solo las Ciudades de importancia, como son Murcia, Cartagena, Lorca, Villena, y Chinchilla, pero aun las Villas, y Pueblos de menos estofa, han conservado, y conservan vandos encontrados, parcialidades opuestas: esto en tanto grado, que aunque se extinga, y se acabe del todo una familia de las encontradas, nacen, y se levantan otras con aquel rumbo, y pretexto. En esta edad, pues, que vamos hablando, eran, como he dicho, Manucles, y Faxardos los opuestos; y como donde ay refcoldo tan vivo, qual es el de la enemiga, no faltan atizadores, que lo muevan, y meneen, ò accidentes que lo escarben, sucediò, que aviendose casado Juan Sanchez, hijo del Conde de Carrion, con hermana de Don Fernando de Pedrosa, Obispo que era al presente de Cartagena, (cuya Silla Cathedral està trasladada à Murcia) viniendo el tal Cavallero à tener los desposorios, y sus bodas en esta Ciudad, donde estaba al parecer la novia, la Ciudad, pot orden de los Faxardos, le cerrò las puertas, y no quiso recibirle : esto en odio de los Manueles, à los quales favorecia el Obispo.

Visto, pues, este desayre, y ponderado, y sentido

379

por el Obispo mas de lo que por su Dignidad debiera. tomandose los Manueles de la honra, se armaron de venganza, y trataron del despique. Daba el Obispo calor, y atizaba bien el fuego, llevado de la passion de carne, y sangre. Nadie se admire, que somos humanos, y el mas grave Sacerdote, herido de la ofensa, rompe en desatinos. Convocaron, pues, los Manueles, no solo à los suyos, deudos, y parientes, sino à todos sus amigos, y aliados, sin excluir la gente de toda broza: que en casos semejantes, como de menos obligaciones, rompen por todo, y acometen mas ossados. Juntaronse todos con el recato, y secreto, que el caso requeria, y comunicado, y platicado el defignio, que era, que echassen de la Ciudad à todos los Faxardos, para que la satisfaccion de la injuria fuesse por los mismos filos: assi como lo decretaron, lo pusieron por la obra. Cerraron las puertas de la Ciudad, y sin mas autoridad que la suya, pusieron gente de guarda. Luego à campana tanida tocaron à rebato, con que en rato breve se ardía la Ciudad en armas; y juzgando que era de fuera el enemigo, como cada dia fucede, por la vecindad del Moro, le hallaron en sus casas, en sus plazas, y en sus calles. Cargò la mas muchedumbre sobre la casa del Adelantado, adonde tambien avian acudido para defenderle sus amigos, sus aliados, y sus deudos. Chocaron con todos, y trabose una lid la mas sangrienta, y fiera, que puede imaginarse, rodando, y cayendo de una parte, y otra, muchos muertos, y heridos: batalla tan porfiada, que durò por espacio de tres dias el herirse, acuchillarse, y matarse. No se viò Roma. allà en sus guerras civiles entre Sila, y Mario, mas alborotada, mas encarnizada, mas sangrienta, que Murcia en esta ocasion. Como los Manueles se avian mas pertrechado, llevaban à los Faxardos de vencida, tanto mas, que apoderados del Pendon de la Ciudad, y llevandole enarbolado por las calles, y las plazas, al son de trompetas, y gritos de todo el Pueblo, se aclamaban vencedores, y daban la vaya à los que yà miraban retirados, y vencidos.

Considerando el grande Alsonso Faxardo, que en rehacerse de gente, ò en apellidar ayuda de suera para la Aa 4 por-

376 Libro quarto, Cap. 3:

porfia, no se le hacia al Rey ningun servicio, dano mu= cho sì à su patria, con acuerdo, y consulta de los suyos, llegò à pedir, y à tener hablas con los Manueles, y à tratar de conciertos. Recabò, pues, y quedò assentado, que èl con todos los de su vando, saliessen de la Ciudad, acompañado de rodos los Regidores, que zelofos de la honra de la patria, le quissessen seguir. Con esto quedò el campo por los Manueles, y por el Obispo su patrocinante. Quedaron (yà se vè) ufanos, y contentos, pues por medios de paz, conseguian lo mismo que avian procurado por las armas. Salieron, pues, los Faxardos, y sus amigos, como yà puede verse, corridos, avergonzados, cubiertos de pesadumbre, y rebosando enojos. Acudieron à Madrid con su querella, que vista, y entendida, llenò de assombros à todo el Consejo. Como cosa tan grave, la participaron al Rey, que aunque de poca edad, no dexaba con su ingenio de enteuder lo grande, ò lo pesado de algunas materias. Y es cosa muy de notar, la madurèz, y prudencia con que se procediò en la cura de esta llaga. Ojalà que sea dechado para que todos los Principes aprendan! que ay casos donde se saca mas fruto con una amenaza, que con muy grandes castigos. En casos, pues, semejantes de parcialidades, y de encuentros, mas importa que el Juez que và al castigo, sea prudente, que el que sea gran Letrado: mas vale que vaya zeloso, que justiciero. Quando todos entendian, que alborotado el Consejo, y esgrimiendo enojos, avia de acabar con Murcia, sembrar sus casas de sal, y no dexar piante, ni mamante, como dicen, mensurada, y tanteada la materia por aquellos hombres grandes, que definidos de passion, y cargados de experiencias, juzgan lo mas conveniente, despacharon en nombre del Rey dos Cartas, dos Provisiones digamos, (salvo que pienso que sucron cartas simples) la una a los que avian delinquido, los Manueles, y à todos sus aliados; la otra para el Obispo, en que no sè yo le tratassen de señor, por mas que su Dignidad lo mereciesse; su fecha sue à veinte y cinco de Agosto de aquel año, que fue el de mil trecientos y noventa: sangrientissimas una, y otra, quanto puede pensarse, afeandoles sobre todo, aquello de sacar el Pendon Real, aver

hecho Regidores à su gusto, y dado otros oficios publicos: cosa, que tocaba en crimen de Magestad. Pero mandandoles en suma, que bolviessen à la Ciudad, y à sus casas los Faxardos, restituidos en sus oficios, y puestos: que haciendolo de esta suerte, aplacaria el Rey su ira, y

los perdonaba à todos.

Imaginaria nadie en alboroto tan fiero, en tanta demasìa, en tanto defacato, en una fedicion publica, en que
huvo tantas muertes, que se les diesse por castigo el bolver à la razon, y obedecer la justicia? Obrò, pues, tanto
esta clemencia, este castigo leve, quando el menos culpado tendria yà puesto el pie en la raya de otro Reyno,
y los mas fardada su ropa, sin contar yà con casas, ni con
hacienda: obrò tanto, digo, este perdon, que obcdeciendo al punto las Ordenes Reales, llamaron à los Faxardos, y se quedaron amigos: bien que en lo interior hu-

meaba siempre el odio.

Casi, casi de esta suerte, aunque sue dos años mas adelante, al tiempo que el Rey se encargò del govierno, castigò, y sossegò Don Ruy Lopez Davalos las mismas alteraciones, y vandos de aquella misma Ciudad : cosa la mas rara, que puede decirse, y en que ganò Don Ruy, Lopez uno de sus blasones mas heroycos. Bolviòse, pues; à encender Murcia en sus alborotos, siendo unas mismas las cabezas, à cuya fombra se agavillaban los apassionas dos, y afectos de una, y de otra parte. La cosa andaba de modo, tan usurpadas las Rentas Reales, tan abatidas las Leyes, tan hollada la razon, y la justicia, que todos los de buen trato, y que deseaban vivir, y morir en paz; se iban à tierras estrañas, despoblandose por instantes la magestad, y la pompa de aquella nobilissima Ciudad. Naciò todo este desorden de averseles llegado à los Manueles un tal Andrès Garcia de Laza, muy poderoso, y emparentado con ellos. Era Procurador General de el Ayuntamiento de la Ciudad, Oficio entonces de mucho porte, y manejo: yà oy extinguido, porque no quedasse rastro, ni memoria. Con la mano, pues, que tenia, y con la que el se tomaba con dar, y prestar, y andar bizarro con todos, era dueño de todo, assi de las voluntades, como de Propios, y rentas. Lo que el queria, se

hacia solamente, yà fuesse justo, yà injusto, siendo su gusto, y su parecer el arbitrio de las Leyes. En diciendo: Assi lo dice Laza, ò Laza lo ordena assi, no avia que replicar, fino obedecer. En lo publico todos apellidaban al Rey; pero nada se hacia de lo que el Rey mandaba, porque no avia alli mas Rey, que Laza, Desdichada de la Republica, que llega à tales estremos, de que un hombre particular, por ambicion, y sobervia, quiera avassallarlo todo, mandarlo todo, y trastornarlo todo! En fin, como deciamos, la gente de buen vivir, temerosos de que aquello no podia durar, y de que les alcanzasse las chispas de algun furioso castigo, desamparaban sus casas, y sentaban vecindad en otros Reynos. Solo de la gente noble se salieron cinquenta y seis familias. Estaba Murcia entonces con diferente poblacion, y diferente grandeza de la que oy se mira. Por mas, pues, que el Rey, y su Consejo entendian, y trataban en dar remedio à tanto mal, y daño, estaba tan apoderada la dolencia, que no avia en la Corte quien se atreviesse, ni quisiesse encargarse de la cura. En nombrando Murcia, su gente desaforada, belicofa, sus vandos, sus pistolas, su ossadia, temblaba à todos la barba, y el pecho de mas valor, no queria îr à ser Juez. Solo el grande corazon de Don Ruy Lopez Davalos arrostrò à esta empressa, y determinò valiente purgar à aquella Ciudad de humor tan pecaminoso. Comenzaba à privar entonces con nuestro Rey: estaba en lo florido de su edad, en lo mejor de sus brios, y bien informado de la raiz de donde dimanaba aquel achaque, y de donde se originaba tanto dano, aceptò la comission para ir à poner remedio. Ofreciòle al Rey pacificar, y sossegar toda aquella sedicion, mas con un conque, de que le diesse poder absoluto para obrar en el caso, como la ocasion pidiesse, y de la manera misma, que si el Rey se hallara presente. No ay duda, sì, que la peticion fue grande; pero tampoco ay duda de que era fuerte la empressa; y en casos semejantes, quando yà un hombre por desahogar à su Rey se expone à todo riesgo, no se le han de regatear las facultades, y indultos. Concediò allà el otro Rey, Saul digo, (z) dar en casamiento una hija suya à quien le librasse del aprieto, à que nadie se atre-

(z) t. Reg. cap. 17.

Via.

via, por mas humilde que fuesse, hombre de cayado, y honda; y reparariase aora con hombre como Ruy Lopez, en darle potestad amplia para castigar culpados, y po-

ner en paz un Reyno?

Partiò, pues, de la Corte el famoso Heroe, con animo christiano de hacer una gran justicia, con espada de clemencia, con zelo noble de remediar los excessos, sin destrozo de las vidas, con ojo à la utilidad de los vecinos, sin mirar à otro interès; propiedades, que si las llevàran todos los que vàn à comissiones, sirvieran à Dios, y al Rey, y salvaran sus conciencias. Llegò á Murcia, y aunque con el Rey en el cuerpo, (como acà decimos) con poco estrepito de Soldados, y Ministros, que si bien se requerian muchos para el caso, como en esta comission se caminaba con diverso rumbo del que llevan otros Jueces, la maña, y la prudencia valia por muchos hombres. Con doce personas solas entrò en la Ciudad, que essas se lleva oy un Juez de achaques, ò Millones. Hospedòse en las casas del Obispo, y luego al figuiente dia de llegado, sin perder punto, ni tiempo, embiò à llamar al Andrès Garcia Laza, el qual sin recelo de peligro, antes ufano, y vanagloriofo del mucho cafo, que en su pensar se hacia de el, pues le llamaban antes que à otro alguno. fue muy diligente à ver lo que le quetian; pero tan acompañado, y tan guardado, que causa grima decirlo. Seis mil hombres iban con èl de sus amigos, y allegados; y el que menos, con bastantes armas. Gallardeando, y braveando con todo este poder, llegò, y entrò en el quarto, sin pensar en la muerte que tenia tan vecina, ni darle de ella, como suele, el corazon el menor anuncio. Apenas puso los pies en la sala adonde estaba Don Ruy Lopez Davalos, quando sin dar lugar à razones, ni discursos, entraron seis hombres, que estaban prevenidos, y cerrando con èl, le cortaron la cabeza, antes que pudiera alzar la voz, ni dàr un grito. Tomòla en las manos Don Ruy Lopez, con la sangre aun caliente, y casi vivos los ojos, y assomandose à una ventana, la arrojò en medio de la muchedumbre popular, que avian ido comboyandole, y que offados, y briosos, le estaban haciendo espalda; y dixoles à todos: Veis ai la sabeza del Autor de

380 Libro quarto, Cap. 3:

vuestros daños, rebolvedor de esta Republica, y perturbador de la paz; y harè lo mismo (que assi es la voluntad del Rey) con los que sucren sus sequaces, y no vivieren en paz, catando el servicio del Rey, y bien del Reyno.

Cosa pasmosa, y notable! ver como quedaron todos à vista del expectaculo, pasmados, turbados, aturdidos, y en los semblantes difuntos! No quedo el numeroso Exercito de los Assyrios tan destroncado, y sin sucrzas, al ver degoliado su Capitan Holosernes, como quedaron los seis mil hombres Murcianos al vèr rodar por el suelo la cabeza de quien los mandaba à todos. Fueron casi iguales las dos hazañas: aquella de una muger varonil, que con quitar una cabeza, quiso redimir su patria; y esta de un varon zeloso, que con matar à un tyrano, quiso libertar à un Reyno. Y si à aquel hecho consagrò fiestas Betulia, y à la valiente Judith la diò aplausos, y alabanzas, bien puede Murcia, con Igual razon, confagrar, y cele, brar memorias à esta hazaña de Ruy Lopez. Al tiempo, pues, que algo desembueltos de la turbación, iban los mas offados buscando por donde huir, añadio Don Ruy. Lopez, y dixo: Que daba por libres à todos los comprehendidos en delitos de muerte hasta aquel dia : que prometia mercedes à los que procediessen con cordura, mirando por el sossi\* jo publico, ajustandose à las Leyes, y conservando la antigua lealtad, que aquella Ciudad avia tenido siempre.

Aviendo hecho este seguro, se quitò de la ventana; y todo aquel gentio, dividido en tropas, hechos à la admiracion, y assombro, discurrian por varias partes, sin atinar donde iban. Los que estaban mas cargados, temeros de castigo semejante, se huyeron de la Ciudad. Los demàs, como assombrados, no sabian què hacerse, si huir, ò quedarse à la clemencia. Los Faxardos, y otros muchos Cavalleros, y Ciudadanos, que como diximos, avian desamparado sus casas, y sus haciendas, vinieron al instante à la Ciudad, à los quales recibio Don Ruy Lopez cariñosa, y amigablemente, estimandoles la accion, y su buen zelo. Y porque otros particulares, y los que no se asseguraban, bolviessen tambien à sus estancias, mandò echar un vando, en que daba por traydores à los que

avian

avian dexado su vecindad, y levantado sus casas, si no bolviessen à ellas. Tornaron todos, con que la Ciudad bolviò à poblarse. Repartiò, y hizo mercedes à los que leales, y obedientes, le hicieron lado, y se le mostraron propicios. Consumiò, y anulò el Osicio de Procurador General, por quanto con èl se avia hecho el Laza tan poderoso, dexando facultad à la Ciudad para poder nombrarle en pleytos de importancia. De esta manera, pues, con solo castigar à uno, y hacer mercedes à otros, dexò Don Ruy Lopez Davalos à Murcia en suma tranquilidad, ganando el renombre, y blasòn de Pacisicador de ella,

de magnanimo, y prudente.

Si este hecho, si este modo de castigo le llevassen por pauta los que van à castigar desafueros, y à sossegar motines, no dudo que produxessen aciertos. Con una amenaza, con un alzar el latigo, con solo hacer ruido, suele un Juez prudente sacar mas utilidad, que no à golpes, à destrozos, y à castigos. De llevarlo todo à sangre, y fuego, se suele sacar destruicion de los Lugares, y familias, y quedarfe, los que quedan, mas enconados, mas defavenidos, y malquistos. Estos dos exemplares, que hemos mencionado, nos dexò este Nuevo Rey, ambos en una materia de sediciones, desasueros, y alborotos, y ambos en una misma Ciudad, y en un mismo Reyno. En el uno con fola una amenaza de una carta fuya, reduxo al deber los delinquentes, y absolviendoles las vidas, los dexò sujetos, y obligados. En el otro, con quitar por medio de un buen Ministro sola una cabeza, hizo de los sediciosos pacificos, y cuerdos. Vale, y aprovecha tauto esté castigar con templanza, quando militan razones para ello, (como en los casos dichos) que conocida la utilidad, se han valido muchos Reyes de esta maña. Especialmente el gran Felipe Segundo, como tan prudente en todo, en un caso particular, que sucediò en Hellin, Villa suerte, tambien de aquel Murciano Reyno, nos dexò nuevo exemplar de este modo de castigo.

Sucediò, pues, que aviendo llegado à aquella Villa à alojarse dos Compañías algo numerosas de soldados de los que passaban à Flandes, y iban à embarcarse à Cartagena; como entraron algo tarde; y los mas de los dueños

de las casas, donde les avian dado alojamiento, estaban aun en la Fluerta, y en el Campo, cada uno en sus haciendas ; pareciòles à fuer de ser ellos muchos, y vèr el Lugar, fin gente, que podian usar muy à su salvo de las demasìas que acostumbran. El mas mirado pedia para cenar el capón, y la gallina; los de menos miramiento, dexada la cena à parte, pedian para dormir cama, y compañera, la doncella do la avia, la casada, ò la vioda. Hicieronlo execucion de tal fuerte, que la muger que se hallaba sola, se encerraba en otra pieza, ò se escapaba huyendo, ò à voces pedia focorro. La que estaba acompañada, apelaba à la defensa. Andaba assi la cosa, y el ruido, quando los maridos de las unas, los hijos, padres, o hermanos de las otras, canfados del trabajo, llegaban à sus casas. Viendo lo que passaba, y lo que de un barrio à otro iba tendiendo la voz; (considere el desapasionado del modo que quedarian) gente, que aun los mas humildes son pondonorosos, y que se precian de honrados; gente, que no son de los que sutren, y genre Murciana, en fin. Cargados, pues, de razon, y hechos todos al enojo, comenzò cada qual à acudir à su deber. Unos à palos, a cuchilladas otros, embisticron con los soldados, haciendo en ellos una sangrienta riza. Al que le daban lugar de salir à la calle, se tenia por dichoso, aunque saliesse desnudo, y con dos, ò quatro cuchilladas; el que no podia salir, se quedaba por las coltas. Al alboroto, y ruido, se poblaron las calles de gente, y armas: Los de la Villa tocaron las campanas à rebato; los Capitanes al son de las caxas recogian sus soldados, los que maltratados, y heridos escapaban de la muerte: la grita, la confusion; y voceria caufaba assombro. Aqui del Rey, gritaban los soldados: Favor à la justicia, decian los de la Villa. A recoger foldados, (clamaban los Capitanes) y à huir de estos rebeldes. Los rebeldes sois vosotros (decia el Pueblo) pues contra Dios, y el Rey haceis maldades. Esto era lo mas decoroso de las palabras, y voces; otras mas injuriosas se dexan al filencio, y se remiten al discurso. Los Alcaldes Ordinarios, personas de valor, y de respeto, sin som breros, y sin capas discorrian à todas partes, esgrimiendo porvidas, y fulminando penas contra todos; mas co-

mo tran casi todos los encarnizados, se hallaban sin ayuda, è impossibilitados de prenderlos. La noche tambien servia de capa para no discernir, ni conocer los delinbuentes; los quales, como lo avian con gente forastera, y que no podian decir, de fulano es esta casa, ni fulano es quien me ha herido, daban, y herian à bulto con bravo desahogo; y el menos advertido cautelaba el riesgo lindamente. Si el soldado que le avia tocado, escapaba solo herido, ò se encerraba en su casa, ò hacia como que salia à ver la pendencia, y à dar favor, y ayuda à la Justicia; st acafo le mataba, facaba el cuerpo à la calle, algo apartado de su puerta, ò en el sotano, ò descubierto le daba sepultura. Los Sacerdotes, y Frayles, que al estruendo, y alboroto avian tambien salido, por si à plegarias, y a ruegos podian aplacar la furia, viendo que à cada pafso hallaban soldados muertos, trabajaban grandemente en ocultarlos, y encubrirlos: A unos acuestas, à otros arraidrando, los metian en el Convento, ò los sacaban à aquellos morerales, y alli los mal enterraban.

Viendo los Capitanes, que los pocos foldados que se avian recogido à las Vanderas, corriau aun peligro estandose en el Lugar, al son de destemplados atambores, salieron à las orillas, y sobre lo alto de un cerro, que saman de San Christoval, sentaron el cuerpo de guarda. Hicieron lumbres, levantaron hachas, y à voz de Pregonero, y á estruendo de las caxas, no cessaban de llamar los compañeros. Recogieronse muy pocos, y esfos maltrados, descalabrados, y heridos: En sin, de mas de guatrocientos que era el numero de ambas Compañías, no escaparon la mitad con vida. Verdad sea, que se ocultaron, se desparramaron; y se huyeron muchos, temiendo passar adelante por Reyno tan belicoso, y entre gente tan seroz; y la salta de estos, agravo tambien la culpa à los vecinos.

Por mas que la Justicia tratò de escrivir, y averiguar el caso, no tuvo hechura, porque como la osensa, y la vengaza les tocaba à tantos, y los idemás por deudos, ò por amigos, avian hecho su razone, no avia ninguno que quisesse hablar palabra, ni conder sar à otro. Por mas que los Escrivanos, temiendo lo que alvia de venir, tra384 Libro quarto, Cap. 31

bajaban en hacer muy bien su oficio, no les valia. Al sur quirir quien lo moviò? quien matò? quien hiriò? quien acudiò? ò quien se hallò? no avia mas respuesta, que la de Fuente Ovejuna. Solos los que por no tener que perder, se ausentaron, quedaron indiciados. Hizose, empero processo, (y en esso juraban todos) que los promotores del escandalo, y pendencia, avian sido los soldados con sus desasureros.

Quan indignados, quan rabiosos, quan sentidos ques darian los Capitanes, los Oficiales, y los pocos foldados que escaparon de la liza, considerelo, y discurralo el menos entendido. Vibrando enojos, escupiendo pesadumbres, y fulminando amenazas, escaparon à la Corta à darle cuenta al Rey, y à su Consejo. Hizo el caso el ruido que puede considerarse; y aunque acudiò tambien la Villa, dando sus descargos de las demasías, è insolencias. con que aviau provocado los foldados à semejante motina y de las demàs diligencias, que se avian hecho por saber los delinquentes; con todo, no bastò para que el Rey, y el Consejo dexassen de hacer una gran demostracion. Salià un Decreto siero, de que juntandose, y comboyandose tales, y tales Companias Infantes, y Cavallos, fuellen à Hellin, y à todos sus vecinos los passassen à cuchillo, exceptuando solamente Clerigos, niños, y mugeres, y que arrassassen las casas.

muchachos se tornaban con sus padres, hechos à las las grimas, y à la compassion. Llegò el dia del juicio, (que tal fue para aquel Pueblo) y sabiendo, que ya las Companias de soldados con el Cabo que los regia, llegaban à dar vista por la parte, que llaman los Algezares, camino de Murcia, cosa de un quarto de legua del Lugar, salieron à esperarlos à la orilla, desarmados todos, compungidos, leales, y obedientes. Las mugeres por lo alto de los cerros, embarazando los ayres à gritos, y alaria dos. Toda la Clerecia, y todos los Religiosos del Serafico Francisco, los mas de ellos descalzos, y cubiertas de ceniza las cabezas, salieron delante con sus Cruces cubiertas de luto, al modo que el Viernes Santo, pidiendo con voces tristes misericordia, y clemencia. Y al llegar al que traia la orden, se postraron de rodillas, y los ojos por el suelo, levantaron mas el grito, diciendo: Misericordia, Señor, si delinquieron algunos, què culpa tiene este Pueblo? Passe primero el castigo por nuestras cabezas, si no reserva el cuchillo cuellos inocentes.

Quedòse el Cabo, ò Capitan pasmado, y aturdido quando viò tal cosa, y à no tener constanza del remedio, no le dexàra el pavor passar adelante. Apeòse del cavallo, y arrodillado tambien à la Cruz, y la Comunidad, diò como los demás lagrimas à los ojos. Llegado, pues, à este estremo, quando yà solo faltaba el embestir, y que los pacientes tenian la muerte yà tragada, como dicen, llegò la nueva orden por la posta, en que su Magestad suspendia por entonces el castigo. De suerte, que el intento del Rey prudente, y sabio, sue solo atemorizar con esta estratagema, dando à entender à aquel, y à los demás Pueblos, como estaba en su mano castigar con semejante rigor à los que hacen desasueros, y se descomiden contra sus Capitanes, y Ministros. Y sirviò, y aprovechò tanto esta amenaza, y aun mas que si la pena llegàra à la execucion; pues sin faltar-ninguna cabeza, quedaron todos tan escarmentados, tan fieles, y obedientes al Rey, y à la Justicia, que de padres à hijos se ha ido heredando el temor, y la memoria de este hecho. Al tiempo, pues, que rompiendo por entre toda la gene llegò el que traia el perdon, y en altas voces comen386 Libro quarto, Cap. 3.

zò à publicarse, no se puede decir el tumulto de alegrias; y jubilos, que se levantò entre todos, el llanto, y la griteria la avivò el placer con mas estremo. Viva nuestro Rey mil años (clamaban à grito herido) viva su piedad, y su clemencia. Con reciprocos abrazos sueron recibidos todos los soldados, y al sòn de repiques de campanas, los entraron en la Villa. Fueron en Procession hasta la Iglesia, cantando el Te Deum laudamus, hecho todo placer lo que antes tristeza, y luto. Despues de dadas gracias, los hospedaron, regalaron, y sirvieron magnificamente. Con esto, los que vinieron por Jueces, y Ministros, se bolvieron intercessores, y abogados con su Magestad, para que el perdon suera perpetuo.

#### CAPITULO IV.

3.1

DE LA QUERELLA DE LOS JUDIOS de Sevilla en las Cortes de Madrid, sobre averles quemado, y robado sus casas. Cuentase el origen de este desafuero, y como la Judería de Toledo, y las de otras Ciudades quedaron tambien perdidas, y acabadas.

TA sabrà el leido, como en castigo de su culpa, pues dieron muerte al Autor de la Vida, su Dueño, y su Bienhechor, permitiò el Cielo, que à todos los Judios los desterrassen Tito, y Vespasiano de toda Judea. Derramaronse à millares por diversas Provincias; y aunque desde la expulsion de Nabuco, muchos siglos antes avian aportado algunos à nuestra España, no eran en fin de los que se hallaron, y confintieron en la muerte del Salvador: punto, que para otro fin queda tocado. Pero aora con este destierro vinieron à mezclarse, y como gente de una secta, y de una ley, en nada se distinguian. Como estaban ricos, y con sus tratos, y usuras, tributaban à los Reyes grandes pechos, dieronles buena acogida, y en las Ciudades mas principales les señalaron sus barrios, en que tuvieron su habitacion, sus aljamas, y sus tiendas; y esto se llamaba la Juderia. En Sevilla, en Toledo, en Burgos, en Cordova, en Logroño, en Barcelona, y Va-

Valencia, moraban, y residian infinitos. Sucediò, pues; que por este tiempo, que sue al principio del Reynado de nuestro Rey, conmovida, y convocada toda la plebe de la Ciudad de Sevilla, chocaron con la Juderia, y entrandose por las casas matando, robando, y hiriendo, hicieron en los desventurados Judios el mayor estrago. que puede pensarse. Solos los que huian del furor, salvaban las vidas; los que querian defender su ropa, quedaban muertos. El Conde de Niebla, y Alvar Perez de Guzman, Alguacil Mayor de la Ciudad, visto el alboroto, se entraron à poner remedio; y assendo al primero que hallaron, le mandaron azotar, porque los demás à su vista se quietassen, y tomassen escarmiento. Aqui fue indignarse mas el vulgo, y el perder mas el respeto à la Justicia, haciendo à cuchilladas, que se retirassen Alguaciles, y Ministros, y que soltassen el preso; y como gente perdida, y arrestada, intentaron tambien matar al Conde.

Los Judios que estaban en Madrid à arrendar las Rentas Reales, ( que siempre los de esta raza no saben salir de Rentas) y los que de Sevilla avian acudido bien descalabrados, se entraron querellando en el Consejo amargamente de los robos, y malos tratamientos, que les avian hecho. Dieron por principal causador del daño à Don Fernan Nuñez, (a) Arcediano de Ecija, por quanto con su Predicación, y sus Sermones, avia conmovido al Pueblo contra sus haciendas, y sus vidas. De suerte, llama Fernan que este Prebendado, zeloso, y devoto, al parecer, abominaba de los Judios, y hablaba, y decia contra ellos grandes cosas. Atizaba à la gente, que los echassen del mundo, y que no los confintiessen. Ay algunos hombres, que verdaderamente son buenos, y santos, pero suelen fer necios, con que con sus necedades, aunque ellos son buenos, hacen que otros sean demonios. De Santo trata à este Arcediano el Burgense en su Escrutinio; mas echale à la santidad una breve contrapesa, diciendo, que sabia poco. Bien se conoció en este hecho, pues el pensaba, que en hacer que destruyessen à los Judios hacia una buena obra, y la mas fanta del mundo, y era una necedad, y una injusticia. Vista por los del Consejo

Mariana le Martinez, 2. part. lib. 18. cap.15.

Libro quarto, Cap. 4.

la querella, y que los querellantes tenian razon, despacharon Jueces con titulo de Priores, que era entonces titulo de grande autoridad, para que suessen à Sevilla, y à las demàs partes donde se avian levantado aquellas sediciones, y castigassen muy bien à todos los culpados.

Por el fruto que se sacò en Burgos, en Toledo, y en Valencia, quando à cinco de Agosto del año siguiente embistieron los del Pueblo con las Juderias, robando, y saqueando las casas, y las tiendas, y passando à cuchillo à los mas Judios; (siendo un dia de juicio en cada Ciudad) por el fruto, pues, que hicieron aqui los Jueces pared en medio del Rey, y de su Corte, se podrà colegir el que harian en Cordova, y en Sevilla. Andaba en cada una de estas partes tan amotinado, y desmandado el Pueblo, tan golosa la codicia, tan acreditada la voz del Predicador, de que con buena conciencia podian robar, y matar à aquella gente, que sin respeto, ni temor de Jucces, ni Ministros, sagueaban, robaban, herian, y mataban, que era pasmo. Cada Ciudad sue una Troya en aquel dia. Las voces, los lamentos, los gemidos de los que sin culpa se veian arruynar, y destruir, al passo que lastimaban à los que no eran en el hecho, incitaban a mas rabia, y mas crueldad à los danadores. Solo usaban de clemencia, y reservaban las vidas, y la hacienda à los que querian ser Christianos, y pedian à voces el bautismo: todo juicio errado con capa de Religion; y yerro, que sue causa de mil yerros, porque muchos de aquellos Judios, viendo que con bautizarse los perdonaban, pedian el bantismo fingidamente, teniendo la voluntad siempre en su secta, con que Christianos en la apariencia, judaizaban cada dia. De estos Christianos singidos vino à quedarse en España un contagio harto danoso. Finalmente, por mas que los Jueces procedieron al castigo, y à la averiguacion, no aprovechò nada. Pareciò inconveniente grande castigar, y destruir à una Ciudad, y à todo un Pueblo, por restituir, y salvar à una Juderia, y mas quando el motin se abrazaba de el pretexto de la Religion, y acotaban con el Arcediano, de que estaba bien lo hecho: èl lo pagarà algun dia, como

verèmos adelante. En este estado lo dexan los Coronistas que he visto. No dicen mas, de que las Juderias quedaron destruidas. La de Toledo tan rematada del todo, que perecieron las rentas muy considerables, que contribuian, y al tanto, las pias memorias à que estaban aplicadas. Las dos Capillas Reales de los Reyes antiguos, y Nuevos, sueron las que mas sintieron este daño. Estaba impuesta toda su renta sobre la Juderia, juzgando quizà los Fundadores, que no podia aver cosa mas estable, por lo que tienen los Judios de codiciosos, mañosos, y aplicados. Enmendo este desmàn nuestro Rey Don Enrique, por lo que tocaba à su Capilla, como sundacion de su padre, y abuelo, mejorandola de renta, como dirèmos adelante.

# CAPITULO V.

DE LAS GRANDES ALTERACIONES QUE SE levantaron entre los Señores de Castilla, sobre el modo del govierno.

T/A diximos, como por mayor parte se ajustò, que se governasse el Reyno por Consejo, y Junta de Senores, y que el Arzobispo de Toledo, y el Duque de Benavente lo llevaron mal en lo secreto. Dissimularonlo entonces, esperando ocasion de poder sacar la cara. Hallòla el Arzobispo, viendo que el Duque, y el Conde de Trastamara, cercaron un dia la Iglesia donde se juntaba el Consejo, con mucha gente de armas: modo de atemorizar à los demàs, para que no se opusiessen à su gusto; como se viò con esecto en cierta pretension, que propuso el Duque, de que se diesse el Oficio de Contador Mayor à Juan Sanchez de Sevilla, amigo suyo; la qual peticion rechazò furiosamente el Arzobispo de Santiago, alegando justas causas para ello. Hizolo honra el Duque, diciendo, que aquello avia de ser, à pesar de toda contradicion. Solo ha de ser lo que fuere justicia, (replicò el Arzobispo) con que se puso la cosa de manera, que de una, y otra parte se apercibieron de armas; y à no prevenir la Villa, que se cerrassen las puertas, sin permitir Bb 3 que

que de fuera entrasse nadie, pudo suceder una desdicha. Con esta causa se saliò el Duque a pocos dias de la Corte, y se sue à Benavente muy indignado, y sentido. Tomando, pues, ocation el Arzobispo de Toledo de estas demasias, escapò de Madrid à su Villa de Alcalà. Desde alli bolviò à Illescas, y à Talavera, solicitando desde estos Lugares à los Cavalleros, y à los demás Pueblos à que tomassen las armas, y librassen al Reyno de los que con pretexto de governarle, le tiranizaban. Era su intento, que, o bien se guardasse el Testamento del Rey Don Juan, que à diligencia de Pedro Lopez de Ayala, honrade Toledo, avia parecido, y se leyò en el Consejo; (con que muchos, viendo su disposicion tan ajustada, y buena, se encogieron de ombros, y eran en que se guardasse) ò bien que se governasse el Reyno segun la Ley de Partida del Rey Don Alonso el Sabio, que dispone, que en tiempo de la menor edad del Rey, los Governadores sean uno, tres, cinco, ò siete. Por esta causa arguyen algunos à este gran Prelado de ambicioso, de que pretendia por qualquier de estos dos medios tener mas mano. Mas esto, quien que lo juzgue, quando solo à Dios estàn reservadas las intenciones? Quiza, ò sin quizà, que el zelo del Arzobispo era muy bueno, y la emulacion de los contrarios le hacia escandaloso. Vea qualquier desapassionado el caso; vea, y lea el Testamento del Rey Don Juan, (pues en el Libro antecedente le pusimos à la letra, no fin misterio) y diga en que està la culpa, de que quiera el Arzobispo que se guarde una ultima voluntad de un Rey Catholico? Antes no querer guardarla, juzgo fue delito. Que le dè todo Derecho Divino; y humano (b) tanta autoridad à las postrimeras voluntades; que las da fuerza inviolable de ley jaunque sea el Testador el hombre mas humilde; y que la voluntad de un Principe soberano, y Rey de Castilla, bien entendido, bien mirado, y bien atento, no ava de tener fuerza? que se guarde, y se aya de dar por nula, en que Leves, ò Anales se permite? Hartense, pues, algunos Historiadores de culpar à Don Pedro Tenorio, y tratarle de ambicioso, que yo no he de condenarle su pretexto; tuviera en la intencion lo que mandaren.

(b) Inflit. titul. de Testam. S. Dilponat.

Como hombre, pues, que sabia muy bien lo que se hacia, escriviò al Papa Clemente, y à los Reyes de Francia, y Aragon, contando lo que passaba, y pidiendoles con mucho encarecimiento arrimassen el ombro para estorvar los males, que amenazaban à un Rey niño, flaco, v sin fuerzas. La sustancia de las cartas era esta: Que en las Corres del Reyno estaba la razon atropellada, y que solo tenian lugar violencias, y demasias: que en Palacio, y en las calles tremolaban las vanderas, como si fuera en campaña, no viendose fino gente armada en juntas, y en corrillos: que la postrimera voluntad del Rev Don Juan, que debieran tener por santa, y justa, era menospreciada, qual si fuera de un hombre falto de acuerdo, y sin juicio: Que la Junta, y Procuradores del Reyno, no se arrevian à chistar, ni à decir lo que sentian, antes bien por el miedo de los que lo querian mandar todo, se dexaban llevar de su patecer; y que yà que no querian conformarse con el Testamento, por decir, que avia sido hecho de priessa: (que esta es la capa que echaron los mal contentos para cubrir su passion, quando del mismo Testamento consta, y puede verse, que està hecho con mucho acuerdo, y de espacio, pues aun no se olvidò en el, de que bolviesse la Reyna al Principe su hijo la guirnalda rica de esmeraldas, que avia sido de su madre, y su primera muger) Que en sin, yà que no querian por su alegato conformarse con aquella ultima voluntad, què razon, ni causa avia para que no obedeciessen las Leyes, que sobre el tal caso dexò establecidas un Principe tan sabio, como el Rey Don Alonso? Concluía, en que no se creyesse era de comun consentimiento lo que se avia decretado, porque no avia sido sino negociacion, y violencia de los poderosos.

Cartas como estas yà se vè el ruido que harian à las Cortes, y partes do llegaban. El Papa Clemente despachò à toda diligencia por Legado al Obispo de San Ponce, Frayle Dominico, con quien escriviò dos cartas, una al Rey, otra à los Governadores. Dabales en primer lugar, con palabras muy sentidas, el pesame de la desgraciada muerte del buen Rey Don Juan, significandoles la inconstancia de las felicidades, y grandezas de esta vida,

Bb 4

Libro quarto, Cap. 5.

392

y quan expuestas estan à senecer, y acabarse à un bayben de la fortuna: Que llevassen con buen animo pèrdida tan grande, y que pospuestas todas passiones, se concordassen, y hermanassen en mirar por el bien comun del Reyno: Que de su parte se lo rogaba assi, y de parte de Dios se lo mandaba.

Los Reyes de Francia, de Navarra, y de Aragon embiaron tambien sus Embaxadores, rogando, y amonestando à los Grandes la paz, y la concordia. Todo sirviò poco para que dexasse cada uno de llevar adelante su pretexto. El Legado del Papa, con la orden que traia; tomò la mano en hablar à unos, y à otros, por si podia ajustarlos. Hallabalos tan desavenidos, que viò que era impossible. Los otros Embaxadores lo mas que negociaron, fue renovar las paces, y alianzas antiguas entre aquellas Coronas. El de Navarra bolviò à hacer instancia para que le restituyessen à la Reyna su muger. Escusofe ella como la vez passada, anadiendo de mas à mas el importar su persona para pacificar aquellas alteraciones, y cuidar de el Rey su sobrino. A la verdad, ella aborrecia à Navarra, fin que la obligacion de la vida ma? ridable bastasse à reducirla. Residia en Arevalo, Villa fuya, y hacia desde alli quanto podia para quierar à los Grandes.

El Arzobispo de Toledo juntaba la mas gente que podia, echando voz à cara descubierta, de que trataba de libertar al Reyno de los que le tenian opresso, y tiranizado. El vulgo, que de ordinario se inclina à lo peor, juzgaba, que usaba de aquella traza para apoderarse de el mando, y ser dueño de rodo. Coligose con el Arzobispo el Duque de Benavente, que como diximos, se saliò tambien de la Corte enojado. Hicieron su alianza de ser en uno; y el Marquès de Villena, aunque estaba en Aragon, ofreciò de ser con ellos. Miren si estos tres pajaros darian bien que pensar, y que temer al Consejo! Arrimaronseles de mas à mas Diego de Mendoza, tronco ilustre de los Duques de el Infantado, y el Maestre de Alcantara Don Martin Yanez de la Barbuda, fidalgo el mas offado, y valiente en su presuncion, que tuvo Portugal, y que para despues de sus dias se mandò poner este Epi, Epitafio: Aqui yace aquel, en cuyo corazon nunca pavor tuvo entrada. Muriò de temerario poco adelante, en una guerra que fue à hacer à los Moros, y està sepultado en Santa Maria de Alcantara. Todas estas Cabezas, pues, unidas, y coligadas, y por Cabo principal el Arzobispo de Toledo, con mil y quinientos cavallos, y tres mil y quinientos Infantes, enderezaron la marcha à Valladolid, adonde el Rey se avia ido. Sentaron sus Reales à las orillas del rio Pisuerga, con animo de embestir, y reducir al deber à los que estaban apoderados de el govierno: los quales apercibidos tambien de gente, y armas, se

disponian para la desensa.

Quando la Reyna de Navarra Doña Leonòr tuvo noticia del caso, con animo varonil partiò de Arevalo, à vèr si su autoridad podia estorvar el rompimiento, y atajar el daño, que de llegar à las manos, avia de seguirse. Tanta fue su diligencia, que consiguiò por logro de su trabajo, que sin esgrimir las armas, se hablassen las partes, y hiciessen algun assiento, que estuviesse bien à todos. Senalaron puesto, y dia para tener las hablas. En la Villa de Perales, que està entre Simancas, y Valladolid, fue la Junta, donde acudieron personas nombradas de una, y otra parte. Acudiò tambien la Reyna con su acostumbrado valor, para estàr à la vista de lo que necessitasse de remedio; y assimismo el Legado del Papa, para terciar en los tratos, y componer los ajustes. Los dos Arzobispos, el de Toledo, y el de Santiago, (que de tan de atràs traian el ser opuestos, y que de verdad fueron de las mayores Cabezas que tuvo aquel siglo) estos, pues, eran los Cabos de las dos parcialidades. El de Toledo muy llevado del pundonòr, de la entereza, de la soberania. El de Santiago fagàz, mañofo, y astuto. Cada uno esperaba vencer al otto; pero como los dos jugaban con iguales armas de avisados, y entendidos, siempre estaba neutral el vencimiento. En el caso, pues, que vamos, usò cada qual su astucia, tirandose à derribar, y apostando à quien mejor sabia. Era el principal debate sobre si se avia de guardar, ò no, el Testamento del Rey Don Juan. El de Toledo defendia, que sì: pues el de Santiago con una brava cautela, estando en la Junta, le preguntò : Si que-

riaz

394 Libro quarto, Cap. 5.

ria, y gustaba, que se estuviesse en todo, y por todo à la disposicion del Rey Don Juan en aquel Testamento? Conociò el de Toledo, à fuerza de su viveza, la malicia que llevaba embebida la pregunta, que era excluir del govierno al Duque de Benavente, su amigo, y su aliado, por quanto no quedò nombrado en el Testamento entre los Governadores del Reyno; y à trueque de vèr el de Santiago con este desayre al Duque, con quien estaba enojado, como yà diximos, y de malquistarle con el de Toledo, riraba yà, y arrostraba à que el Testamento se guardasse en todo, y se seneciesse la contienda. Toda esta zalagarda llevaba cautelada la pregunta. Adivinandolo, pues, el de Toledo, detuvose en responder, y despavilando su ingenio un modo para salir bien, sin que su enemigo offasse contradecir, respondiò con otra cautela no menos mañosa, que gustaba de que el Testamento se guardasse; pero con tal condicion, que al numero de los Governadores, que en èl se señalaban, se añadiessen otros tres, quales eran el Duque de Benavente, el Conde de Trastamara, y el Maestre de Santiago: que convenia mucho, que tales Señores tuviessen mano en el govierno, para el sossiego comun. Pasmaronse el Arzobispo de Santiago, y los de su sequito, de oir la respuesta. Y como de hacer lo contrario venian à tener por enemigos tales Personages, tragando salivas, y passandolo como pildora, vinieron en ello, viendoseles en el rostro la brasa, que ardia en sus corazones. Con esto se sossego por entonces todo aquel tropèl de armas, acordando, que para mas firmeza, se juntassen en Burgos Cortes Generales, y que en el interin, de una, y otra parte se diessen rehenes, hijos de hombres nobles. Estos fueron, el hijo de Juan Hurtado de Mendoza, Mayordomo Mayor de la Casa Real, (de quien traen su origen los Marqueses de Almazan, y Condes de Monteagudo) el hijo de Diego Lopez de Zuniga, y el hijo de Juan Alonso de la Cerda, Mayordomo del Infante Don Fernando.

Grande era el rescoldo, que ardia en el pecho de el Arzobispo de Santiago, de vèr que el de Toledo con la traza que propuso, avia de ser el todo del govierno, y tener mas mano, que todos los demás. Considerába su mucho poder, tener mucho que dar, y aver de ser suyos aquellos tres Grandes, por averlos grangeado su buena maña. Abrafado de esta emulacion, echose à pensar algun modo para deshacer aquel poder, poniendo de estotra parte alguna contrapesa. Valgaos Dios por Señores, y mas Eclesiasticos, y como en tales lances os acordabais poco de lo mortales que somos! En vez de perder cada uno gran parte de su derecho, à trueque que huviesse paz, discurrian en buscar modos de mejorar su partido, por malos, y danosos que fuessen. Como iban ambas Mitras de cosario à cosario, viendo el de Santiago la traza por donde se le avia pegado el de Toledo, tratò de despicarse por los mismos filos; y fue de esta manera. Yà dexamos dicho en la historia del Rey Don Juan, los grandes alborotos, y desassos con que Don Alonso Enriquez de Norona, Conde de Gijon, su medio hermano, avia alterado el Reyno muchas veces, alzandose cada dia contra la Corona, y que por ultimo mandò el Rey ponerle preso en el Castillo de Almonacid, y à cargo, y cuenta de el Arzobispo de Toledo, el qual en las Cortes de Madrid, que dexamos referidas, pidiò le aliviassen de esta carga, y se le entregò al Maestre de Santiago, que le puso en el Castillo de Monreal, junto à la Villa de Ocana. Considerando, pues, el Arzobispo de Santiago, que este Conde, por gran Señor, por temerario, y por temido, era lindo torcedòr, para teniendole de su parte, tener à raya à los otros, y aun para atropellarlos tambien, tratò de su libertad. Hablò à todos sus amigos, comunicòles el defignio que llevaba: pareciòles gran cosa, y assi de comun acuerdo suplicaron al Rey, se doliesse de aquel Senor, tio suyo, hermano de su padre, y que si avia errado, bastaba por castigo la larga prision que avia padecido. Como los rogadores eran muchos, y los que podian contradecir, que eran los de la parte del Arzobispo de Toledo, ignoraban la zalagarda que llevaba el caso, sin dificultad ninguna, se recabò el perdon. Sacaronle del Castillo, sue à besar al Rey la mano: recibiòle cariñolo, y mandò, que se le restituyessen sus Estados. Quien pensara, que quando en tiempos rebueltos pierden otros la libertad, la configuiera este Con396 Libro quarto, Cap. 5:

Conde, teniendola perdida? Llegò, pues, el tiempo aplazado de las Cortes. Tratòse de asirmar lo que se tratò en la Junta de Perales; y entonces el Arzobispo de Santiago dixo, no vendria en ello, menos que no se admitiesse al Conde de Gijon por quarto Governador, junto con los otros tres Grandes señalados, alegando para ello, que en sangre, y en nobleza no debia el Conde nada à nadie.

Aturdido, y rabioso se quedò el de Toledo de vèr que le avian cogido con sus trazas mismas. Con todo. contradixo la propuesta, y al tanto, todos los de su faccion; y como avia bien que alegar, por lo fediciofo, y reboltofo, que el Conde avia sido, y con tantas reincidencias, altercose grandemente sobre el caso. Demàs de esto, usò el de Toledo de otra traza, que à trueque que el de Santiago, su opuesto, no fuesse Tutor, dixo, que ambos por ser Eclesiasticos, no lo podian ser, ni el Maestre de Calatrava, por ser Religioso de la Orden de San Bernardo; (y este Maestre era de la faccion del Arzobispo de Santiago) con que por este camino, quitandose à sì mismo un voto, les quitaba allà dos; que es lo que suele decirse: sacome à mi un ojo, à trueque de sacar los dos à mi enemigo. Los Procuradores de las Ciudades, conforme estaban hablados, y negociados, se dividieron en dos partes. Temiendose peor rebuelta, que las passadas, nombraron Jueces arbitros, para que resolviessen este punto de poder ser, ò no, Tutores los Eclesiasticos. Estos sueron Don Gonzalo Obispo de Segovia, y Alvar Martinez, famosissimos Letrados, uno de cada parte. No se conformaron, porque cada uno miraba el negocio apassionadamente por su parcialidad. Don Gonzalo, (c) que era intimo del de Toledo, y el mayor Letrado, que se hallaba en aquel figlo, fue de parecer, que no podian los Obispos ser Tutores. El Doctor Alvar Martinez dixo lo podian ser en este caso, por ser tutela de Rey. No decia mal. Visto, pues, que no se concordaban las partes, yà por este obstaculo, yà por aquel tope, y que la causa principal de la discordia estrivaba en el Conde de Gijon, quiso la famosa Reyna de Navarra, aunque era ella de la parte del Arzobispo de Toledo, y Duque de Benavente, atajar esta porsia, aunque suesse su opinion la perdidosa.

(c)
Este Obispo
compuso un
Libro, que
se intitula:
La Peregrina.

397

Pidiòles, pues, por merced al Duque, y al Arzobispo, y à los demàs aliados, admitiessen al Conde en el govierno. Y por escusar nuevas barajas, se diò por arbitrio, que governassen los unos la mitad del año, y la otra mitad los otros.

Yà parece que calmaba la discordia, y sedicion con este medio; yà parece que la inquietud avia arrimado las armas, y que el Reyno se iba governando en paz, quando otro nuevo accidente bolviò à poner la cosa de mala condicion. Sucediò, que viniendo de caza Don Dia Sanchez de Roxas, un Sabado por la tarde, estando la Corte en Burgos, à una legua de la Ciudad, le falieron al encuentro dos hombres de à cavallo, que se llamaban Pedro de Lobere, y Juan del Castillo, que unos dicen, que eran criados del Duque de Benavente; otros, que solo el ampararlos, diò el indicio de acumularle el delito. Embistieron, pues, los dos con sus lanzas enristradas con Dia Sanchez, y quitaronle la vida. Era el difunto criado. del de Gijon : los matadores se guarecieron del Duque; sospechose de esto, que con su orden se avia hecho aquella muerte. Pareciò muy mal à todos, y temieron que hiciesse mayores males, quien à los principios de governar hacia, ò apadrinaba demasías. Por lo qual, para que fuessen excluidos el Conde de Gijon, y el Duque de Benavente del govierno, se vino a acordar, y à resolver por ultimo, que se guardasse la disposicion del Testamento. O valgaos Dios por Señores, y quantos daños se huvieran evitado, si desde los principios se guardara lo que es justo! En fin, al Arzobispo de Toledo se le vino todo à la mano, fuesse traza, ò fuesse dicha; fuesse ambicion, ò fuesse merecerlo. En ausencias del Marques de Villena, y del Conde de Niebla ( que eran los principales Governadores nombrados por el Testamento) vino à quedar el Arzobispo con sus votos, con que votaba por tres. Què buen estomago haria esto al Arzobispo de Santiago! Por contentar al Duque, y al Conde de Gijon, les señalaron ciertos cuentos de maravedis en cada un año, en

Duque se retirò à su Estado, mal

## CAPITULO VI.

DE LA FAMOSA VICTORIA, QUE ALCANZO de los Moros de Granada Don Alonfo l'añez Faxardo; y defde quando, y por quien fe mandò guardar el dia de San Francisco.

N los capitulos antecedentes dexamos dicho, como aviendo heredado la Corona de Granada Juceph, hijo de Abulhagege, escriviò à la Ciudad de Murcia, para assentar paces con Castilla en la forma que las tenia juradas su padre. En este año, pues, que se contaba el de mil y trecientos y noventa y dos, dicen los Historiadores, que Mahomad quebro estas paces, con que hallo alguna confusion, de quien suesse este Rey Mahomad; porque el erudito Padre Juan de Mariana dà à entender, que era el padre de Juceph, con que se opone al Maestro Gil Gonzalez Davila, y al sentir de la carta, que diximos. que escriviò Juceph à la Ciudad de Murcia, de que su padre era muerto, y que se llamaba Abulhagege; y aunque digamos, que podia tener ambos nombres, no se ajusta el aver muerto dos años hà, y mover aora la guerra. Decir, que Mahomad era su hijo, y hermano de Juceph, se ajusta algo mejor, por quanto este en vida del padre se rebelò contra el por heredar el Reyno, y quitarfele à Juceph su hermano mayor. Y aunque por consejos de un Embaxador de Marruecos se sossego el motin, y guerra civil, que comenzò à levantarse, y el tal Mahomad se, reduxo a la obediencia, pudo ser, que despues de muerto su padre, v hermano, heredasse la Corona; y como tan opuesto à ellos: (norque èl aborrecia à los Christianos, lo que los otros eran muy afectos) por esta causa, pues, entrò rompiendo las paces, gozando de la buena ocasion de estar Castilla tan dividida en vandos, y el de Portugal dandoles guerra. En fin, este Mahomad, sea el que suere, con setecientos Cavallos, y tres mil Infantes, sobervio, y fementido, se entrò por el Reyno de Murcia, talando los campos, y haciendo daños, y robos notables. Chocò con la Villa de Caravaca, y pegandola fuego, la dexò

Mariana, 2.
part. lib. 18.
cap. 16.
Gil Gonzalez, ubi supr.
cap. 11.

399

arrassada, y destruida. Solo el Castillo, por ser inexpugnable, se librò del incendio, siendo el asilo donde se gua-

reciò toda la gente.

Tan ufano, y infolente como esto andaba el Moro, quando llegando las nuevas muy lastimosas à las Ciudades de Murcia, y Lorca, que mirando tan cerca al enemigo, comenzaron à tomar las armas presurosos. El gran Alfonfo Faxardo, Capitan valiente, viendo el peligro que avia en la tardanza, por quanto yà los Moros cargados de una gran presa se iban entrando en su Reyno, juntò con mucha prisa la gente que pudo, mal apercibidos, y mal armados, y con ciento y cincuenta cavallos folos, los fue siguiendo desapoderadameate. Alcanzòlos en fin, y cogiòlos descuidados junto al Puerto de Nogalete. Cerrò con ellos con mucha valentia, implorando el favor de Dios, y de su Madre Soberana Santa Maria de las Huertas, una Imagen junto à Lorca, de suma devocion. Yà fuesse, el pelear con denuedo, yà el socorro de la Virgen, ò yà todo; tal fue la carga, que dieron à los Paganos, que no solamente les quitaron la presa, y los despojos que llevaban, sino que degollaron infinitos, cautivaron muchos, y los que escaparon, sue valerse de fus pies.

Triunfantes, y vitoriosos, ricos, y contentos se bolvieron los nuestros à sus casas. Con jubilos, y alegrias recibieron al famoso Faxardo ambas Ciudades. Los de Lorca, con singular placer, salieron en Procession hasta Nuestra Señora de las Huertas, à tributarle las gracias de aquella victoria, y à ofrecer à su Templo parte de los dones, que quitaron al Moro. Llegò à la Corte la nueva de esta hazaña, que la llenò de alegria, al passo que estaba atemorizada, y consusa de saber lo que el Barbaro iba haciendo. Añadiò el Adelantado un gran timbre à su nobleza, y ganò para con el Rey, y los Señores mucha

memoria, y aplauso.

Como estaban las cosas sossegadas, el govierno con alguna quietud, las treguas de Portugal en buen estado, el Rey algo gustoso, y que yà la edad le iba despertando cada dia, pareciòle una cosa de mucha devocion hacer honras à los Santos, à quienes por algun respeto se Libro quarto, Cap. 6.

miraba obligado. Como es, pues, ordinario celebrarse en las Cortes aquellos dias, que cumplen años los Reves, llegò el dia quatro de Octubre, que sue en el que naciò nuestro Rey Enrique en Burgos, y en el que naciò para el Cielo, muriendo para la vida el grande Parriarca San Francisco, humano Serafin, y Vice-Christo llagado; y parcciendole al Rey, que era justo mofirarse agradecido al Santo, en cuyo dia saliò à ver la luz del mundo, determinò fuesse dia de guardar, y que debaxo de precepto, olgassen, y le festejassen todos. Escriviò en razon de ello à todos los Arzobispos, y Obispos de su Corona, que lo mandassen assi por todas sus Iglesias. Tan antiguo como esto es ser fiesta de guardar el dia de San Francisco, que hà casi trecientos anos. La carta original, que para ello escrivio el devotissimo Rev, està. dicen, en el Archivo del Convento de San Francisco de Villa-França del Obispado de Astorga. (d) Tambien se echa de vèr, que es bien antigua la devocion, que los Reyes de Castilla tienen à este Santo, pues quando los años passados mando la Santidad del Papa Urbano Octavo quitar todas las fiestas, exceptuando solo algunas; nuestro Monarca Español el Rey Don Phelipe Quarto (que en gloria descansa) suplicò del Breve en razon del dia de San Francisco, para que en Madrid, y en las demàs partes se guardasse del modo que solia. Los Conventos de su Orden lo publican assi; à ellos me remito.

Gil Gonzalez, cap. 19.

#### CAPITULO VII.

DE LOS DESAFUEROS DEL DUQUE de Benavente, y de la prision del Arzobispo de Toledo.

Plcado, y muy sentido diximos que saliò el Duque de Benavente de la Corte. Fuese à sus Estados, y como confinan con Portugal, y el Portuguès entonces estaba muy sobervio, sin querer admitir treguas con Castilla, pareciòle al Duque linda ocasion de despicar sus enojos, ladeandose al Lusitano. Coloreò, y rebozò su designio, con un lindo pretexto, qual sue tratar de casarse con una

ija bastarda de el de Portugal, llamada Doña Beatriz; on la qual le ofrecian muy gran dote de sesenta mil lorines. Con esta capa no se le diò nada de que supiessen 1 Rey, y los Grandes, que hacia las partes del Portumès. Mucho turbò à todos esta nueva, porque como el Duque era tan gran personage, Señor de tantos vassalos, y arrimado al Portugues, conocian, que era tener na guerra fiera muy dentro de casa. El Arzobispo de Toledo, fiado en la antigua amistad, que avian renido, ue hasta Benavente à hablarle; pero no pudo recabar coa ninguna. La Reyna de Navarra Doña Leonor, como ien entendida, y avisada, y como hermana del Duque, traò de colorir lo mejor que pudo aquellos tratos, en que ndaba con el de Portugal. Vino, pues, à Segovia, adone estaba el Rey, y en presencia de los del Consejo abonò l Duque, diciendo: Que aunque en Portugal le hacian an buen partido, èl no avia dado el sì, por vèr que era nemigo de Castilla; pero que si el Rey, y los Governadoes vinieran en que casasse con Doña Leonor, Condesa dé Alburquerque, prima suya, à quien aviz antes galantealo, y pretendido, con esto despediria el casamiento de Portugal, y se vendria à su servicio.

Tanto era el temor, y el miedo que se avia cobrado le que casasse el Duque con la Portuguesa, que siendo issi, que estaba dicha Condesa desposada dias avia con el Infante Don Fernando, se huvo de atropellar con esto; ofrecer lo que pedia el Duque. El Rey dixo, que con que gustasse de ello la Condesa, èl venia en ello. De los Grandes no lo reprobò ninguno. La Condesa diò tama pien el sì, con que se diò por hecha la boda. Señalaron a Villa de Arevalo para celebrarla. Avisò la Reyna al Duque; y quando pensò, que con alas en los pies, en rez de espuelas, vendria, no desempedrando caminos, ino rompiendo los vientos, se arrepintio del trato, y stuvose quedo. Condicion humana, apetecer, y anhear por la hermosura, que no puede alcanzarse, y elarse a voluntad, quando se la ofrecen! No dan los Historiadores mas motivo, que este de la mudanza. Sin duda, que a Portuguesa le avia parecido bien; ò lo mas cierto es, que queria despicar sus pesadumbres, dando huma-

Cc

205,

zos, viendo que le temian. Determinaron, que bol viesse el Arzobispo de Toledo à hablarle segunda vez Fue, y dixole su fentir con razones vivas, represen randole sus grandes-obligaciones, los males, y lo danos, que se originarian de negar su sangre, y rebol verse con el Portuguès. Bien avia que decir; y el Ar zobispo, que no era bobo, bien se lo diria. Pero sa gaz el Duque, se estaba en sus crece, viendo, que po alli daba mayor pefar. Escusabase con que eran su emulos los que assistian al Rey, y de menos partes qu las suyas, y que no avia de ir el a estar à su obediencia Pero al no cumplir el trato del casamiento con la Condes de Alburquerque, tan pretendida de cl, y folicitada ar tes, no dicen los Coronistas, què escusas dio, ni quale pudo dar. Era Doña Leonor la señora mas ilustre, y ma rica de estos Reynos, hija del Conde Don Sancho c Castilla, hermano del Rey Don Enrique el Segundo, y d Doña Beatriz Infanta de Portugal. Por su nobleza, y r queza la pretendiò el Duque de Benavente, primo her mano suyo. Ganole la suerte el Infante Don Fernande hermano de nuestro Rey Don Enrique Tercero, de quie vamos hablando, y sobrino de la novia, hijo de prim hermano. Desposada yà con este Principe, se la ofrecie ron al Duque, y ella vino en ello, à trueque de sossegarle y de apartarle de la bastarda de Portugal. Ofrecida, no l quiso, sin mas escusa, que parecerle mejor la Portugues: Con esto se bolvieron à etccuar los desposorios con c Infante Don Fernando, y al año siguiente del que va mos, se casò con ella, con que vino à ser por su marid Reyna de Aragon, y de Sicilia, y madre de los bien non brados cinco Infantes de Aragon, que dieron tanto e que entender en los tiempos del Rey Don Juan el Segur do. Esto es lo que he hallado escrito de esta Senora, (e) si que se le aya conocido mas marido que al Infante; y ass estoy admirado de lo que dice el Maestro Gil Gonzale Davila en la Coronica del Rey Don Enrique Tercerc de que esta Señora fue casada con Dia Sanchez de Ro xas, y que la muerte, que como queda dicho, se diò à est Cavallero por orden de el Daque, fue para poder casa con ella. Salva paze, y salvo mejor sentir, no se que ta fuel

(e)
Haro en su
Novilario, t.
1. lib.1. c.4.
Mariana, t.2.
lib.18. c.15.
y 16. y lib.
19. cap.1.

fuesse, ni que pudiesse ser , porque Dia Sanchez no igualaba con mil quilates à la Condesa, pues solo era un Cavallero, criado del Conde de Gijon Don Alenso Enriquez de Norona; y caso negado, que huviera casado con ella, por que à viuda de un Cavallero particular, se la avian de proponer por casamiento à un Infante de Castilla? A Dia Sanchez no le hizo matar el Duque por casado con la Condesa, sino por mal casamentero. Miren, què và de uno à otro? Aviase confiado de èl, aliparecer, el Duque, para que terciasse con la Condesa, y juzgando que no avia hecho bien sus partes cobrole odio, y le hizo dar la muerte. Bolvamos adonde ibamos.

Por mas que trabajò el Arzobispo de Toledo, no sue possible, que ajustasse al Duque, ni le pusiesse en razon. Despidiòse algo sentido, de que su ida huviesse aprovechado tan poco. Pero no fue tan en valde con lo que alli le avisaron de Zamora, de que el Alcayde de la Fortaleza Nuño Martinez de Villaizan, avia tenido cierto encuentro con los Ciudadanos, y que se recelaban queria entregar el Alcazar al Duque, por ser muy de su parcialidad; y aunque avia ido à socorrerlos el Maestre de Calatrava con quatrocientas lanzas, se temia mucho riefgo. Tuvo rambien el Arzobispo cartas del Maestre, para que le hablasse al Duque sobre el caso. Hablòle yà con alguna entereza, diciendole: Que qual era su designio en dar color à aquellos desafueros? Y à ser causa que se abrasasse Castilla en guerras intestinas, para que el de Porrugal se enseñoreasse de todo? Satisfizo el Duque no ser parte en aquellos alborotos, ni querer que por su causa huviesse nuevos males, y que assi se lo escriviria al Alcayde de Villaizan. Gustoso el Arzobispo con esta respuesta, partiò bolando à Zamora. Viòse con el Alcayde, y recabò de èl, que le entregasse la Torre de la Iglesia de San Salvador, sobre que le hizo pleyto omenage. Assimismo negociò con su maña, haciendole ofertas de parte del Rey, que dexasse el Alcazar. Esto assi dispuesto, y sossegada yà aquella Ciudad, se partiò à la Corte, donde sue recibido con muchas alegrias, y parabienes de lo bien que avia andado. Pagaronselo mal despues, como veremos. Cc 2

Ay

404 Libro quarto, Cap. 7:

Ay hombres, que muestran una cosa en las palabras. y guardan otra en el pecho, sin que se excluyan de esta regla general los nobles, aviendo muchos que tienen estos rebestes. Vemoslo aqui à la clara en Don Fadrique de Castilla, Duque de Benavente, el qual, aunque avia assegurado al Arzobispo de Toledo, que se estaria quieto, y no haria cosa en deservicio del Rey; por otra parte; muy à la callada, tenia tratos con Villaizan, Alcayde del Castillo de Zamora, pidiendo se le entregasse. El Alcayde se lo avia ofrecido, y assi el Duque con esta confianza marchò con su gente ázia la Ciudad. Llevaba consigo serecientos Cavallos, y dos mil Infantes (mirese el poder; y fuerzas, que tenia entonces un Grande de Castilla.) Aconsejaronse muchos de los suyos, que no disgustasse al Rev, ni faltasse à la lealtad que le debia. El les ofrecio; que no haria el menor dano, y que solo era su intento sustentar aquella Plaza para la seguridad de su persona; hasta que cumpliesse el Rey los catorce años, y saliesse de Tutores. Con esta mascara, y apariencia llevaba como engañados à los suyos. Camino toda una noche para vèr de dàr el salto. Descubriose la celada; alboro; tose toda la Ciudad, y el Duque quando se viò descubierto, torciò àzia Mayorga. Tomò el Castillo, por entrega, que de el hizo Juan Alonso de la Cerda, Mayor: domo Mayor, que avia sido del Infante Don Fernando; y sobre averle quitado este oficio, se hizo à la vanda del Duque.

Considerando el Rey, y su Consejo estos anhelos del de Benavente para apoderarse de Zamora; y que de cont seguirlo, era como tener la llave de Castilla, y poder con tella darle puerta franca al de Portugal, como à tan proximo vecino, determinò passar con su Corte à aquella Ciudad, y assegurar este riesgo. Pusolo en execucion, à tiempo, que los Embaxadores, que estaban en Portugal à esectuar las treguas, embiaron los ajustes, que despues de muchas demandas, y respuestas, se hicieron con estas condiciones: Que el Rey Don Enrique, ni sus herederos no diessen favor à la Reyna viuda Dona Beatriz, muger que avia sido del Rey Don Juan (cuya era en Dios, y en conciencia la Corona) ni menos à los Insantes Don Juan,

y Don Dionis, tios carnales de la misma Reyna, que estaban detenidos, y restados en Castilla, y que afalta de dicha Reyna, eran legitimos successores de aquel Reyno, con harto mejor derecho, que el de Avis, su hermano bastardo. O què de agravios como estos se verán el dia de la cuenta! No con tinta, sì con sangre avia de referir la pluma ajustes, y condiciones semejantes, de que no se favorezca à cuya es la justicia, porque triunfe, y reyne quien se la contrasta. La segunda condicion: Que el Maestre de Avis se llamasse Rey de Portugal, con tal, que no ayudasse à nadie contra Castilla. La tercera : Que à trueque se diesse libertad à los prisioneros de ambas partes. La quarta: Que para el seguro se diessen en rehenes al Portugues doce hijos de Señores; los quales se permutaron en doce hijos de Ciudadanos nobles de seis Ciudades principales, dos de cada una, de Sevilla, de Burgos, de Toledo, de Cordova, de Leon, y de Zamora.

Con estas capitulaciones, tan afrentosas, como se vè, para Castilla, tan ventajosas para Portugal, se pregonaron las treguas por quince años (y fueron de por vida para el Portugues) en Burgos, y en Lisboa, à quince de Mayo, con grandes regocijos, y placeres de las dos Naciones. Ladre el emulo aora que vè esto; y diga, para què ladra, porque en los tiempos presentes, mas hajados los animos, que entonces, mas fin fuerzas, se procuren las treguas con Portugal? pues por grandes condiciones que pida el Portugues, no han de ser tan menguadas, è indecentes, como las que quedan dichas. Siempre fue prudencia en todas Monarquias, y en todos estados, para no perderse del todo, acomodarse con el tiempo; y el Espiritu Santo nos lo dice: Tiempo ay de abrazar la guerra, y tiempo de arrimar las armas. Y pensar que para concordar dos enemigos, dos que riñen, y se ofenden, no ha de perder cada uno un algo, ò un mucho de su derecho, es dislate, y desatino. En verdad, en verdad, que por indecentes que fueron las condiciones que hemos referido, que las abrazò Castilla con mil almas, y las celebrò con regocijos. Y es el caso, que al punto que se viò quitado à Portugal de acuestas, se sue enflaque-Cc 3

Citin-

496 Libro quarto, Cap. 7.

ciendo el poder del Duque; el Villaizàn entregò al Rey de contado la Fortaleza de Zamora; y los demás que le

seguian, se arrimaron à la razon.

Siempre à una bonanza se sigue una tempestad. Clamaban yà los bullicios del Duque de Benavente ; la guerra de Portugal era senecida, quando cierto accidente fue causa de un borron harto seo, y lastimoso. Por su amistad, y antigua correspondencia hacia el Arzobispo de Toledo las partes del Duque. Deseaba, y procuraba le acariciassen con algo; y assimismo, que à Juan de Velasco, Camarero del Rey, muy intimo de los dos, se le bolviessen los gages, que le avian acortado por el Testa: mento del Rey Don Juan, alegando los buenos, y grang des servicios de su padre Pedro Fernandez de Velasco tronco ilustre de esta excelentissima Familia, y que en servicio del Rey muriò sobre Lisboa. Pero por razones que alegò, y por diligencia que hizo, no pudo salir con ello, à causa, que los otros Tutores sus opuestos, quales eran el Arzobispo de Santiago, el Maestre de Calatrava, y Juan Hurtado de Mendoza, defendian, que en conciencia no lo podian hacer, ni mudar la voluntad del Testador; razon, con que cogian al de Toledo, y le ataban, como dicen, de pies, y manos, por aver sido èl quien à capa, y espada avia desendido se guardasse el Testamento. Viendose cogido, y que no tenja remedio su propuesta, se hallò tan desazonado, que determinò salirse de la Corte. Pidiò licencia al Rey, con achaque de las obligaciones de su Iglesia. Sospecharon sus emulos, que salia mal contento, y que podia ser causa de nuevos alborotos, segun su natural de no consentir desayres. Decian tambien, que Juan de Velasco, como quexoso de no aver conseguido su pretensa, y como amigo del Arzobispo, se coligaria con èl, y con el poder de ambos bolveria la paz à perturbarse, y à inquietarse el Reyno. No tuvo mas cuerpo la causa, que estas sospechas, y rezelos, para arrostrar à un arrojo. Libreos Dios de emulaciones, pues de los menores chismes, de las sospechas menos fundadas, os haran cuerpo de processo, para que os quiten la honra, la hacienda, y aun la vida. Una diccion sola, una hablilla, un esto se dice, ò esto se presume;

fi

407

si lo coge un enemigo, y lo compone, ò lo aliña, basta para hacerlo crimen de lesa Magestad. La prueba la tenemos bien clara entre las manos; pues solo con pensar, o sospechar los contrarios, lo que al Arzobispo, ni a sus amigos no les avria passado por el pensamiento, le dieron tanto fuste, y lo vistieron de suerte, que comunicado, y tratado primero entre sì, y despues con el Rev. saliò Decreto de prender al Arzobispo, y al buen Juan de Velasco, y que hasta que diessen muy buena seguridad de lo que à sus emulos se les avia antojado, ò decian las hablillas, no fuessen sueltos. Quien tal imaginara! Un Martes, pues, de Carnestolendas, en el Alcazar de Zamora, donde residiz el Rey; en esta ocasion, hallandose alli el Arzobispo de Toledo, llegaron á el los que se encargaron de la comission, bien acompañados de Guardas, y Ministros, (pues no ay duda, sì, que el caso les pondria harro temor ) y le dixeron : Que el Rey gustaba, y mandaba, que le entregara los Castillos que tenia, porque convenia assi para assegurarse de èl. Quedòse el Arzobispo con semejante embestida ( yà se vè ) abochornado del justo sentimiento, y confuso, y aturdido de peticion tan fuera de trastes. Pero echando mano al valor, y armado de sufrimiento, ( que es prudencia en tales lances, para que no se alegre el enemigo) respondiò grave, templado, y modesto: que no sentia aver hecho la menor cosa contra el servicio de su Magestad, y que lo que le pedian eran proprios de su Dignidad, y Iglesia de Toledo. Replicaronle à esto, que se sirviesse de quedarse alli restado, hasta que el Rey mandasse otra cosa. Pusietonle en una Sala, donde se estuvo toda aquella noche, y por su Alcayde à Juan Hurtado de Mendoza. Prendieron tambien à Juan de Velasco, à Don Pedro de Castilla, Obispo de Osma, y à Juan Abad de Fuselas, no por otra culpa, que ser amigos cordiales de el Arzobispo.

De estos desafueros, de estas prisiones tomaron ocafion los mal intencionados, gente mordaz, y ociosa, de sacar, y publicar muchos pasquines, y libelos, sin perdonar à nadie. Delito bien condenado por las Leyes, y mas quando se toca à la Magestad Real. Con cordura, y Libro quarto, Cap. 8.

madurez esgrimiò el Arzobispo la espada de la Iglesia. Puso entredicho general en Zamora, en Palencia, y Salamanca. Y por redimir su vexacion, y gozar de su libertad, diò en rehenes à quatro deudos suyos, y puso en terceria sus Castillos de Talavera, de Uceda, y de Alcalà; los quales se entregaron à Juan Hurtado de Mendoza, à Diego Lopez de Estuniga, y à Ruy Lopez Davalos. Con esto lastimado, y sentido de su agravio, se saliò de la Corte, por poder mejor à lo lexos desechar la pesadum. bre, y desahogar sus enojos. Vinole de molde al Arzobispo de Santiago, pues viendo à su opositor retirado, y mal contento, se alzò con la privanza. Cargòse con el Rey (que siendo de tan poca edad, con menos que su mafia avia harto) ofreciòle ajustar, y reducir al de Benavente. Mostrò el Rey se holgaria mucho: hablabale, y assistiale à todas horas; con que yà el de Santiago era el todo del govierno: mas que mucho, si le avia dado al de To-

ledo el Santiago!

Llegaron las nuevas de este hecho al Pontifice Clemente, và fuesse quexandose el Arzobispo, ò và escusandose el Rey: el uno contaba la demasía; y el otro pedia la absolucion. Atendiò à todo el Papa, como tan entendido, procurando con buen arte, que el Arzobispo que; dasse sarisfecho, y no cargado; y que el Rey quedasse tambien servido. Despachò, pues, un Breve, cometido à su Nuncio. (que yà queda dicho que era el Obispo de San Ponce, y yà de Albi, Frayle Dominico, buen sugeto.) El qual Breve se guarda oy entre las demás escrituras de la Santa Iglesia de Toledo: su data en Aviñon à veinte y nueve de Mayo del año decimoquinto del Pontificado de Clemente, y traducido en Castellano, comienza de csta fuerte: Lleno de amargura està mi corazon, despues que supe la prision de nuestros venerables hermanos Pedro Arzobispo de Toledo, y Pedro Obispo de Osma, y Juan Abad de Fuselas, que se hizo por algunos Tutores de Don Enrique, ilustre Rey de Castilla, y Leon, assi Eclesiasticos, como seglares, y otros del su Consejo, por mandamiento, y consentimiento del mismo Rey.

Repare el curioso antes de passar de aqui, lo primero: Que en la prisson de el Arzobispo, y sus compasieros, inférvinieron tambien personas Eclesiasticas, y no serian de las de menos cuenta: traza quizà para colorir el desafuero de que eran tambien Jueces de Corona, y al tanto
competentes los que mandaban prender. Ciega la passion
al mas entendido, quando obra con ella: no seria mucho
cegasse à aquellos Señores, quando estaban contra el de
Toledo tan apassionados. Lo segundo, en que yà que el
Decreto era de todos los Señores, y Letrados, que meneaban la obra, para autorizarla mas, ò decir, que el
Rey lo hacia, le impusieron en que viniesse en ello, y
lo mandasse; y un Rey niño de trece años, (como lo
disculpa mas abaxo el Pontisce) què avia de saber entonces de Inmunidad Eclesiastica, quando sus Consejeros, Letrados, y Eclesiasticos algunos, le decian que lo
hiciesse?

Las causas que el Rey, y los Señores tuvieron para la prisson, las resiere el Pontifice en el Breve; y aunque parecen justas, no las dà por tales, pues solo escusa al Rey por su poca edad, y aver sido obra de los Governadores. Atiendase à las palabras : Mas porque por parte del Rey se nos ha dado noticia, que en la dicha prision, y detencion que se hizo por ciertas causas justas, y razones, que concernian al buen estado, seguridad, paz, quietud, y provecho de el mismo Rey, y su Reyno, y Vassallos, tenido primero maduro acuerdo por los de su Consejo, y sus Grandes, no ha intervenido otro algun grave, ò enorme excesso accrea de las personas de los dichos presos, y que luego los mismos dende à poco tiempo fueron puestos en libertad, de que plenariamente gozan: Hasta aqui los motivos. Reparese aora lo que admite el Pontifice por escusa: Nos teniendo consideracion à la tierna edad del Rey, y que verosimilmente la dicha prisson, y detencion, no se hizo tanto por su acuerdo, como por los de su Consejo, querêmos por estas causas aver Nos con el blandamente, Oc.

Por manera, que la consideracion que tuvo el Papa para absolver al Rey, no sue à las causas que le alegaron de la paz, seguridad, y quietud, Oc. Porque para esto ay Jnez competente, como el Pontifice, ò su Nuncio, ante quien quexarse. No atendiò, sino à ser el Rey niso, y aver obrado por otros. Finalmente, se diò en dicho Breve 410 Libro quarto, Cap. 7.

comission al Nuncio, para que si el Rey prometiesse ser obediente à la Iglesia, y satisfacer el yerro, le absolviesse, y quitasse las censuras. Procedio el Rey can catholica. mente, que puesto de rodillas en el Sagrario de Santa Cathalina de la Iglesia Cathedral de Burgos, recibio, y reverenciò las Letras de su Santidad, y con humildad mucha pidiò la absolucion, jurando en forma de Derccho, que de alli adelante obedecería las Leyes Sagradas de la Iglesia, y le restituiria al Arzobispo sus Castillos. Con esto fue absuelto un Viernes à quatro de Julio, hallandose presentes Don Pedro de Castilla, Obispo de Osma; (que fue uno de los presos) Juan, Obispo de Calahorra; Don Lope Obispo de Mondonedo; y Don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de la Mar. Levantôse el entredicho con alborozo, y alegria general de todo el Pucblo.

## CAPITULO VIII.

DE COMO EL RET DON ENRIQUE.

se encargò del govierno: y de la mudanza de privados,

que bace la fortuna.

OS meses le faltaban aun à nuestro Rey para cuma plir los catorce anos ( que era la edad, que daba por competente la voluntad del Rey su padre para salir de Tutores) quando guiado de Divino infinxo, ò de su buen natural, determinò salit de la tutoria, y poner sobre sus ombros el regimen, y el cargo de sus Reynos. Como avian passado entre los Governadores las discordias, inquietudes, y batallas, que quedan referidas, yà que calmaban un algo, atizaban muchos à que el Rey fuesse yà Rey, y no huviesse tantos Reyes, y mandones. No ay duda, fino que los mal contentos, y que no teniau mano; procurarian tener alguna con quien fuelle Nuevo Rey, (què bien le quadra el equivoco à quien comienza à rey4 nar sin dependencia!) Avianse apoderado de el (digamoslo assi) tres grandes personages, bien intencionados, K entendidos, y que sin hacer agravio à nadie, miraban muy bien las cosas. Estos cran Juan Hurrado de Mendoza, su Mas

Mayordomo Mayor; Diego Lopez de Zuñiga, ò Estuñiga, Jufficia Mayor; y Ruy Lopez Davalos, su Camarero Mayor. Hago aqui un parentesis, para advertir al curioso, que en todo este libro sigo el rumbo comun de los Historiadores, y Coronistas, de nombrar à los Señores, y Grandes, con la llaneza que se llamaban entonces, sin ponerse Don: cosa yà tan trivial en nuestros tiempos. En aquellas edades no se daba Don, sino à los Reyes, à los Infantes, y Prelados, y à tal qual Grande, que sobresalia en hechos, y hazañas: honra que luego se deribaba à sus hijos. A este modo se le diò à Ruy Lopez Davalos, ganandolo à señalados servicios; y aunque el Coronista Gil Gonzalez, dice, (f) que se daba à los Grandes, y Ricos Hombres, no sè como lo verifica, quando los tres que quedan nombrados eran de los Ricos Hombres mas copetudos que avia, y al tanto otros infinitos, (de que estan llenas las Coronicas) y no tenian Don. Si llegaran à estos tiempos, quizà que tampoco le quisieran, ò se le quitaran, por no verse con timbre, que anda ya tan por el suelo. Bolvamos à la historia.

Los tres Señores referidos eran los que imponian al Rey en lo que avia de hacer; y el Rey, aunque de poca edad, conocia bien lo que era bueno, y lo que era razonable. En fin, fuesse dictamen propio, ò fuesse aconsejado, hallandose en las Huelgas de Burgos, que es un Monasterio donde acostumbraban coronarse los Reyes de Castilla, hizo juntar à los Grandes, y Prelados al principio de Agosto del año de mil y trecientos y noventa y tres. Hizose el acto con mucha solemnidad, magestad, y grandeza, y con mucho alborozo de todos los Señores, sin que ninguno, en lo exterior à lo menos, mostrasse descontento, ni osasse contradecirlo. Harto necio suera quien à un Rey determinado, por dos meses que le faltaban, le dixesse mal haceis : que es de lo que cargò al Cid Ruy Diaz el Rey Don Alonfo el Sexto fobre tomarle la jura de si avia sido parte, ò no, en la muerte de su hermano? Acà, pues, que no eran Cides, quien que chistàra? Y quando lo hiciera, què gracias le diera el Rey de alli à dos meses? Sentado, pues, en su trono, y hallandose presentes el Nuncio del Papa, el Arzobispo de Santia-

(f)
Gil Gonzalez, ubi fup.
cap.ult.

412 Libro quarto, Cap. 7.

go, el Maestre de Calatrava, el Duque de Benavente; (à quien la buena negociacion de el Arzobispo de Santiago le avia reducido à la gracia del Rey) y assimismo otros Ricos Hombres, y Señores, con mucho despego hablò el Rey en alta voz, y dixo: Sepan todos, como desde oy me encargo del govierno de mis Reynos; y assi desde este dia nadie, sino es Yo, govierne, ni se llame mi Tutòr.

Holgaronse mucho de oirlo. Con los semblantes, v con la alegria, le fignificaron todos su obediencia; y para lo hablado, tomò la mano el Arzobispo de Santiago; y como persona que sabia, hizo un razonamiento con mucha erudicion, que en suma sue decir : Que aquel era el tercer ano despues que por el Testamento de su padre fueron puestos por Tutores, y Governadores de el Reyno: Que estaba muy patente lo que avian trabajado en mirar por su scrvicio, y buena administracion de la justicia, arriesgando el que menos, en las rebueltas, y discordias que avia avido, hacienda, y vida: Que avian procurado conservar en paz sus Reynos, sin que se huviesse vertido una gota de sangre, pacificando al Moro rebelado, y haciendo treguas, y assientos con los Portugueses, y conservando las ligas, y concordias con Francia, con Aragon, y Inglaterra. Y quando para esto se requeria pedir à los Pueblos algunas imposiciones; no folo no se avia hecho, pero antes les avian descargado de la mitad del tributo que pagaban: pues fiendo las Alcavalas de diez uno de tiempos muy atràs, ellos las avian reducido à razon de uno por veinte, por atajar, y quitar las quexas ordinarias : Que con este alivio, muchos que estaban desterrados de sus casas, se avian buelto à ellas. Y que aunque era verdad, que las Rentas Reales estaban consumidas, como, ò con què se avian de aver apacignado las alteraciones de la Nobleza, sino haciendoles mercedes? Pero que si en esto se avia excedido, que su Magestad podria aora enmendarlo: Que por lo menos no se avia enagenado de toda su Corona el menor Pueblo: Que para corona, y felicidad de todo, no faltaba mas que la funcion presente de quitarlos de sus hombros tan gran peso, y tomar-

marle su Magestad sobre sì, donde sin emulacion ten-

drian todas las cosas felicidad, y bonanza.

Respondiò à esto el Rey con mucho cariño, honrando en general à sus Tutores, y Governadores: que
estaba bien noticioso el mundo de su grande lealtad, zelo, y prudencia: que tendria muy en memoria lo que les
debia; y que si hasta alli se avia governado por ellos, en
lo de adelante serva de la misma suerte, rigiendose por sus

consejos, y avisos.

Con grandes regocijos se concluyò el acto, y se hizo la coronacion con las ceremonias que se acostumbraba entonces. Para decidir algunas materias graves, y en especial el negocio de las Prebendas Eclesiasticas, de que no se diessen à los Estrangeros, se publicaron Cortes generales para Madrid, passados los calores. Y en el interin, brindado de los Vizcaynos, fue el Rey en persona à tomar possession de el Senorio de Vizcaya. De alli se bolviò à Segovia à acabar de tener el Verano, y à principios de Noviembre llegò à Madrid, donde estaban yà juntos todos los Vocales para las Cortes, mucho numero de Obispos, muchos Grandes, y los Procuradores de las Ciudades, y Reynos. En la primera Junta les hizo el Rey à todos un razonamiento cariñolo, y sazonado; y aunque eran las razones de los que privaban, como ya salian las palabras por boca del Rey, tuvieron mas aprecio, y mas estimacion para los que las oían. Loò mucho las hazañas de su padre, en quanto à governar en paz los Reynos, y conservar contentos sus vasfallos. Quexose de las discordias, que en su menor edad avia avido, sobre que se viò el Reyno à pique de perderse. Que sus Rentas las hallaba confumidas, y acabadas, y que para el remedio solo hallaba dos caminos; ò imponer nuevos tributos, ò revocar las donaciones, que sus Tutores hicieron forzados de la necessidad. Pero que era su animo portarse con blandura, y con clemencia, para que ni los Pueblos quedassen gravados, ni los Grandes, y Señores descontentos.

Esto sue en suma la platica del Rey; y yà he dicho; que por su boca hablaban los privados. Ventilose la materia, sobre que tuviesse el Rey que comer, y que gastar,

que

414 Libro quarto, Cap. 8.

que esto es lo principal à que se iba. No hallaron los Procuradores modo para este reparo, alegando lo cargado que estaba el Pueblo de tributos, y que era harto que en las ventas, y mercaderias se acudiesse à tazon de uno por veinte. Que con esto, y reformar las Companias de Soldados, que à costa del comun sustentaban los Señores, y tildar los libramientos, que à dichos Señores se avian acrecentado en la menor edad del Rey, tendrian las Renras Reales grandes creces. Decretôse assi; y aunque à los interessados les dolió el Decreto, no ossaron en lo publico à manifestar el dolor. En el pecho tuvieron su rescoldo,

sin que à la boca se assomasse el fuego.

Algo contentos quedaron el Rey, y sus validos con aver sacado esta ayuda de costa; y para que las Cortes tuviessen alegres fines, quisieron coronarlas con las bodas del Rey, y del Infante Don Fernando su hermano, por aver cumplido yà la edad, que dispone el Derecho. Con que buelvo à repetir, que aquellos desposorios tan cèlebres, que en vida de su padre, teniendo el Rey, y Principe entonces solos diez años, se hicieron en Palencia, (como yà diximos) no fueron matrimonio de presente, fino solas esponsales. El matrimonio se celebro aora en Madrid con la Reyna Doña Cathalina, y assimismo el del Infante con la Condesa de Alburquerque Dona Leonor de Castilla, llamada la rica hembra, doncella de linda edad, no viuda, como sin reparar lo escriviò alguno: Ponderar las alegrias, y fiestas, con que se celebraron ambas bodas, dexolo al silencio, y para los que exprofesso escriven, y ponderan estos festines, y aplausos. Passemos aora à ver una mudanza, de las que suele hacer la fortuna con fus mas validos.

Yà vimos lo desazonado, y descontento, que se saliò de la Corte el Arzobispo de Toledo, por lo que usaron con èl en Zamora, de ponerle preso; y como el Arzobispo de Santiago, su contendor, se alzò con la privanza, quedandose con el Rey muy cabido, y muy valido. Sucediò, pues, que senecidas las Cortes de Madrid, empezò à picar la peste en aquella Villa; y como el mejor remedio de este achaque sea mudar de lugar, aconsejaronle al Rey, que se saliesse de alli, y se retirasse à Yllescas,

Vis

Villa entre Madrid, y Toledo, y que goza de ayres salu q dables. Executose este arbitrio, sin que el Arzobispo de Santiago lo pudiesse remediar, porque à conveniencias de la salud de un Rey, y à prevenciones forzosas de na contagio, pueden poco las industrias. Era Yllescas entonces una de las principales Villas de la Dignidad Arzobispal de Toledo: (oy es yà del Rey) con que sabidor Don Pedro Tenorio, de que el Rey passaba à ella, cogiò del cabello la ocasion, como aquel que no era zurdo, y pospuestos sus enojos, le sue à recibir, y à besar la mano, haciendo alarde de sus bizarrias, y rindiendo mil obsequios en remuneracion de aquel favor, y merced. El Rey, que no ay duda, fino que gustaba de tenerle grato, le recibiò con cariño, dandose por muy servido, y gustoso de sus cortesanias. Como era el Lugar suyo, y se hallaba, como decimos, en su casa, sin tomarsela, tenia toda la mano de disponer, de ordenar, de entrar, de salir, de vèr, y de hablar al Rey à todas horas, con que sin mediar padrinos, se bolviò al valimiento, que solia. Doliòle esto al de Santiago, como se puede pensar, porque aunque el estaba valido, viendo à su competidor cogida la delantera, y que mandaba en fin , como en su casa, sin poder dissimularlo, ni encubrirlo, assomò al rostro, y à la boca la ardiente calentura de su embidia, y sentimiento. La antipatia de estos dos Prelados era notable; por mas que eran entendidos, cuerdos, doctos, y prudentes, no podia sufrir ninguno las medras del otro, ni venir en sus dictamenes. El de Toledo, no podia llevar las liberalidades, las mañas, las astucias, ni caricias, con que grangeaba, y negociaba el de Santiago. Este no podía ver la entereza, la gravedad, la mesura, con que lo arrastraba todo el de Toledo.

Abochornado, pues, el Arzobispo de Santiago de ver al de Toledo en su antigua altura, fingiendo, que se hallaba faito de salud (que harta salta à quien enserma de embidia) se saliò de la Corte, y se su à su Villa de Hamusco, que es en Castilla la Vieja, echando sieros, y sulminando amenazas contra el Rey, y sus validos; jurandosela, como si dixeramos, que se lo avian de pagar. Desdicha notable de un Rey nino, ver, que todos se le

416 Libro quarto, Cap. 8.

le atreven! Quedose el de Toledo con todo el campo por fuyo, muy ufano, y muy alegre, de que se le huviesse quitado de la villa aquel padrastro. Estos son los juegos de la fortuna, ver en rato breve sobre el cuerno de la Luna, quien estaba arrinconado, y mirar al mas valido echado por el suelo. Con todo causò cuidado la ida del de Santiago, temiendo no se aliara con el Duque de Benavente, y con los demás Grandes, que se avian ido sens tidos de que les haviellen cercenado los gages, y ayudas de costa, que tiraban de las Rentas Reales. Para obviar este peligro, despachò el Rey à Diego Lopez de Zuniga, uno de los tres privados, por quienes se regia, y governaba en todo, ò uno de la trinca, ò triunvirato; (como facando mofa, les apellidaban los mal contentos) fue; pues, este Cavallero, y amonestole al Arzobispo lo que le estaba bien, que se bolviesse à la Corte; y pues el Rey, le estimaba, no diesse lugar à que su retiro le hiciesse solpechoso. Escusose el Arzobispo con la enemiga que tenia con et de Toledo; y que mientras su competidor estuviesse en la Corte, no le convenia à èl estar en ella; Apretòle Diego Lopez, dandole à entender, que se rugia, que traia sus hablas con los alborotados, y que si salia cierto, seria indignar al Rey, y perder su gracia: que mirasse lo que hacia, y que atendiesse, que era èl el menfagero, y no se huviera movido, sino en orden à servirle: Tanta fue la persuasion de este privado, que viendo el Arzobispo, que el Duque de Benavente, y el Condo de Trastamara avian aflojado, mas de miedo, que de voluntad, doblò tambien la cerviz, refrenò su orgullo, y figuiò el dictamen de los otros. Bolviò à la Corte, besòle al Rey la mano, diòle sus escusas, y dixo sin rebozo; que donde privaba el de Toledo, no hacia falta su persona.

Avia sido el Duque de Benavente el que primero se saliò de las Cortes de Madrid, desabrido, y mal contento. A suer de tal, empezò à hacer desasueros, apoderandose de las Rentas Reales, y Eclesiasticas, en las partes que hallaba mano su poder. Vinieron los agraviados a quexarse al Rey. Despacharon al Matiscal Garci Gontagicz de Herrera, persona muy decorada, y de gran tal

leng

lento, para que pusiesse en razon al Duque, y de parte del Rey le representara indignaciones, y enojos. Hizo poco caso del recaudo, y monicion, y diò por escusa una razon harto indigua, tirandoles de muerte à los Privados. Dixo, que no podia sufrir, que se governasse el Rey por unos hombres, levantados poco antes del polvo de la tierra, y que solos ellos tuviessen el palo, y el mando. Que por no vèr esto, se avia salido de la Corte, y que no bolveria à ella, menos que para su seguridad no se le diessen en rehenes tres hijos de aquellos tres personages, uno de Juan Hurtado de Mendoza, otro de Diego Lopez de Zuniga, y otro de Ruy Lopez Davalos: que estos, como hemos dicho yà otras veces, eran los que mas privaban con el Rey; y que cada uno, á pesar de la emulacion,y de los baldones del Duque, podia regir un Reyno. Tres Cabezas, que assi por su clara estirpe, como por sus hazañas, y virtudes, fueron troncos de tres Casas, y Familias de las mas excelentes de estos Reynos. Como el Duque descendia de sangre Real, y se veia tio carnal del Rey, se le antojaba poco toda la demas Nobleza. Esto, y mirar con passion, le hacia hablar sinrazones; pero presto las pagarà su sobervia.

Aunque embiò al Marifcal tan mal despachado, acon-Tejandose despues con el Arzobispo de Santiago ( que fue quien, como diximos, le reduxo la vez primera) tratò de reportarse, y reducirse. Despidiò la gente que tenia; cessò de usurpar las rentas, y suesse à los pies del Rey. Perdonòle, y para acallar fus quexas, y recompensar los gages, que le avian minorado, le hizo merced de la Villa de Valencia de Alcantara, y de quinientos mil maravedis de acostamiento en cada un año: mercedes muy considerables una, y otra. Pero como pensaba el Duque, que todo se le debia, se le hacia todo poco, ò nada. Lo mismo pensaba la Reyna Doña Leonor de Navarra, hermana del Duque, y lo mismo el Conde de Trastamara Don. Pedro de Castilla, y Don Alonso Enriquez, Conde de Gijon; que todos estos, como personas Reales, y todos de una alcuña, se avian dado por sentidos de averles cer-. cenado las rentas, que tiraban de la Corona, que fueron las que por tenerlos gratos les dieron los Tutores, como que418 Libro quarto, Cap. 8.

queda tocado. Sabiendo, pues, el Rey, que esta Señora Revna su tia estaba mal contenta, y que en la Villa de Roa hacia como Cabeza à los bullicios, y que el Duque, v sus parciales la daban calor à ello, determino de una vez poner remedio. Llamo al de Benavente à la Corte, y al punto que le viò en ella, mandò prenderle, y ponerle à buen recado. Prisson sue, que en ella, al cabo de asos, acabò la vida, sin que toda su potencia le recabasse gracia. Bufe, bufe, y hable mal contra los Privados, aunque sea hijo de un Rey, y verà como le và. Ojo al escarmiento. A la Reyna Doña Leonor, porque con lagrimas se le echò à los pies, la restò en Valladolid, hasta que passados unos dias la embio con su marido, como diremos adelante. Por este camino consiguiò el Rey Navarro, lo que no avia podido en tantos años con recados, y embaxadas. Desde Roa passò el Rey à las Asturias, siguiendo al Conde de Gijon, que se le avia escapado à una de cavallo. Hizose fuerte en la fortaleza. Cercòle, y sitiòle hasta traerle à partido, que fue, que partiesse à Francia à alegar de su derecho ante aquel Rey, como Juez arbitro en la causa de aleve, que se le imputaba, en que por fin, y postre sue condenado (como ya diximos, y veremos adelante) acabando la vida arrastrado, y fugitivo; paraderos; que acarrea la fobervia, y ambicion.

Assi como viò el Arzobispo de Santiago del modoque andaba la feria, y que aunque Eclesiastico podia recelar, y temer alguna demasía, como la que poco antes sucediò à su contendor el de Toledo, aprovechandose en esta ocasion de todo su saber, quiso huir el lance, y no esperar gracias de la fortuna, quando ya se le mostraba tan opuesta. Con pretexto, pues, de darse por sentido de la prisson del Duque de Benavente, por quanto por consejo, y orden suya avia venido à la Corte, assegurado de todo riesgo. Con esta capa, pues, (que no era mala para embozar sus temores) encubriò lo que sentia, y dispuso, no solo dexar la Corre, sino huirse de Castilla. Para lo primero, se valiò del achaque, que dexamos dicho, de darse por ofendido de la prisson del Duque, Para lo segundo, de desnaturalizarse, y dexar su Iglesia, se valio de que hacia escrupulo de obedecer à los Papas de Avinon,

teniendo por mas verdaderos los de Roma. Con este color dexò à Castilla, y se passò à Portugal. Alli le hicieron Obispo de Coimbra, que sue la Mitra que tuvo en sus principios el de Toledo Don Pedro Tenorio. Quien no admira estos trueques de fortuna! Quando Don Pedro Tenorio empezò à alzar cabeza (como decimos) tuvo aquella Silla; y quando Don Juan Garcia Manrique cayò de la privanza, vino à parar à ella. Don Pedro Tenorio, siendo Portuguès, alcanzò por sus letras, y virtud lo de Toledo; y Don Juan Manrique, siendo Castellano, perdiendo la Mitra de Toledo, vino à parar à Coimbras el Portugues se alzò con lo Castellano; y el Castellano, à fuer de opuesto, vino à morir Portugues. Trueques, y mudanzas, como he dicho, con que juega la fortuna con las Cabezas mas Grandes. Promovieron despues à dicho Arzobispo de Coimbra à Braga, en atencion del grande Arzobispado, que dexaba en Castilla. Y en su modo fue tambien prodigio lo que seria acaso, pues se refrescaba la competencia con el de Toledosu contendor, en razon del Derecho de Primacia, que alegan ambas , Iglesias; debate, y controversia, que ha durado muchos figlos, y que aun se està en litigio. De suerte, que aun mudando de Reynos, y Provincias, no se pudo estinguir la contienda, y enemiga de estos dos Prelados. Sola la guadana de la muerte fue el montante de sus riñas.

## CAPITULO IX.

# DE EL HECHO MAS MEMORABLE, que se cuenta de este Rey.

A Unque en la primera parte de mi David Perseguido, en la Historia, privanza, y adversidad de Don Ruy Lopez Davalos, referi un sucesso de este nuestro Nuevo Rey (donde yà el curioso le avrà visto) no por esto se le ha de hurtar el cuerpo en este lugar, y dexarlo al silencio, quando aqui viene mas medido, y proprio. Los dos Chronistas (f) que lo escriven, no se determinan, ni resuelven con certeza, en que ocasion,

(f)
Mariana, z.
p. de su Historia, lib. 19.
cap. 14.
Gil Gonzalez en la Historia de este
Rey, 24.
2399. C. 5.7.

Dd 2

420 Libro quarto, Cap. 9:

ni en què ano passò el caso. Solo concuerda en decir: que fue à los principios de su Reynado. Y se infiere bien, que seria entonces; porque aunque el hecho fue de hombre de mucha resolucion, no dexò de tener mucho de joven precipitado; que aunque ay arrojos, que producen aciertos, tal vez la prudencia, no se vale del arrojo por la incertidumbre de tener buen, ò mal fin. Y aunque ay contemplativos, que dicen, que sue el Rey aconfejado, y industriado para ello, y que eran sus Consejeros buenos personages; (los tres que hemos referido varias veces) con todo, dudo mucho, que hombres de tanta prudencia arriesgassen à un Rey mozo, y le expusiessen à un desayre. Y assi vamos con el corriente, de que fue capricho suyo, y que la justicia, y la razon, y su Angel particular, governaron su acciones. Passò, pues, de esta manera.

Como sea cosa tan natural el cariño de la patria, aun en los Reyes hace assiento esta memoria, assi nuestro Rey Don Enrique, como fue la Ciudad de Burgos quien le mereciò por hijo, y donde el passò lo dulce de sus nineces, apenas se encargo del govierno de sus Reynos; quando passò allà su Corte. Olvidaba, y aliviaba sus dolencias, y quiebras de falud, ya en los alhagos, y cariños de su amada consorte la famosa Reyna Doña Cathalina; yà en los exercicios honestos de la caza, que à fuer de tener grandes Consejeros, en quien descargaba el peso de sus cuidados, no escusaba los justos divertimientos: Saliase, pues; à cazar algunos dias; gustaba de tirar à las codornices; lograba muchos tiros, con que era rara la vez que se bolviesse sin caza à su Palacio; holgabase de comer de lo que cazaba, como vianda, que le avia costado su sudor, y su trabajo. Yà dexamos dicho, como las primeras Cortes que tuvo en Madrid, fueron para arbitrar de donde se avian de sacar dineros para los gastos necessarios, y forzosos, porque las Rentas Reales estaban consumidas. Vamos, pues, en esto. Sucediò, que viniendo el Rey de caza en cierta ocasion, y segun lo que sucediò, con no mala gana de cenar, hallò, que no avia cosa prevenida, ni alinada, y muy triste, y melancolico al Despensero. Preguntole la causa del descuido, y de la tris

tristeza, y respondiò: que por no tener dinero, ni quererselo dar, aunque llevaba libranza, los Recaudadores, ni tener yà credito para buscarlo prestado, como lo avia hecho otras veces, por esta causa, ni avia que cenar, ni

èl sabia que se hacer de pesadumbre.

Al passo que admirado, quedò el Rey lleno de enojo; y aunque dicen algunos, que lo dissimulò, y encubriò entonces; otros dicen, que manifesto el sentimiento, diciendo: Como es esto, que el Rey de Castilla, Señor de sesenta cuentos, no tiene para su mesa? Guardo en el pecho lo demàs que sentia, y al modo que pudiera un soldado pobre, que llegando à una posada, y no teniendo otra cosa para buscar que comer, se quitara el talavarte, ò gavardina, y la embiara à empeñar; à este modo, pues, quitandose nuestro Rey el gavan, que le cubria, le dixo al Despensero: Ea, aqui no ay sino paciencia, id, y sobre esse gavan haced que os den una espalda de carnero: con ello, y con unas codornices, que ai vienen, podran guisar que cenar. A quien no admira el caso, pues en el mas pobre Señor causara mancilla el ver accion semejante! En fin, se hizo, y se dispuso lo que el Rey decia. El gavan quedò en empeño, y de el carnero, y codornices se aderezò la ceniza. Cenaron juntos el Rey, y la Reyna, que con toda esta llaneza, y sin tantas ceremonias, se portaban entonces los Reyes de Castilla. Sirviòles à la mesa el mismo Despensero, en lugar de los pages. Mientras que se comia, se movieron algunas platicas entre los que assistian, quizà por que los Reyes no comiessen con desazon, pensando en lo sucedido; industria, que suele ser de buenos sirvientes, divertir à los duesos, y mas en tanto que comen, porque no se les acuerden los pesares, ò disgustos. Con todo alguno de puro lastimado hablò casi en la materia, diciendo à los demàs: Muy diferentemente se tratan los Grandes, y los Senores, y harto mejor comeran, y cenaran, que nuestro amo, y mas esta noche, que es el combite en casa del Arzobispo de Toledo, donde avrà platos por barba, manjares, y regalos exquisitos, Pues como es esso? (le preguntaron algunos) à que respondiò: pues esso ignorais, quando es tan publico, y notorio? No se juntan los mas dias todos los Señores, por sus turi Dd 3

422 Libro quarto, Cap. 9.

turnos, oy en casa de este, manana en casa de aquel, y. en oponicion hacen combites, que assombran? El Arzobispo de Toledo, el Marquès de Villena, el Duque de Benavente, el Conde de Trastamara, el de Medina-Celi, Juan de Velasco, y Alonso de Guzman, son los principales que mantienen la fiesta, y otros Ricos Hombres los que tambien participan de ella. Yo apuesto, que montan mas los desperdicios de sus banquetes, que quanto comerà el Rey en diez semanas. Pardiez, si ello es assi (decia uno) que son dignos de castigo. Es tan cierto (profeguia el otro) que no solo es publico en la Ciudad, sino que sus mismos criados lo van cantando usanos, y jactanciofos. Pues bravo descaro es (decian los demás) que con las Rentas que se han quitado los Reyes de su boca para honrarlos, y tenerlos contentos, hagan ellos effas prodigalidades, y essos gastos superfluos, y que desperdicien.

lo que le falta al Rey para su mesa.

Esta conversacion tenian los pajes, y criados, que assistian; y aunque hablaban para sì, no debiò de ser tan quedo, que con la colera, y la razon dexassen de dar algun hueco, y fonido à las palabras. Escuchabalas el Rey, teniendo à ellas mas atentos los oídos, que los ojos en el. plato. Porque no cessassen, hacia como que no los oia: miraba, y hablaba à la Reyna, y la atencion à la platica. Por una parte passaba los bocados con tragantadas de enojo; por otra con una falsa sonrisa, pensaba, y discurria en lo que podia hacer. Ois esto, Señora, (le decia à la Reyna medio en secreto) ya lo escucho, (decia ella) y harto siento que lo oygais, y que os apesadumbreis. No es cosa que me aslige, (replicaba el Rey) y solo por vos me pesa, que hallandoos Reyna de Castilla veais mi mesa tan pobre. Con vos, Señor mio, (decia la prudente Señora ) me hallo muy gustosa , y rica. Y no av que reparar en accidentes, que no avreis sido vos el Rey primero, à quien esta, ò aquella necessidad le aya obligado, ò à comer de un tassajo, ò à acostatie sin cenar. Què importa que se huelguen los Grandes? que se combiden? que coman ricamente, si ellos; y rodo lo que gastan todo es vaeltro? Claro està, que à saber lo que os ha sucedido, todas las viandas, y sus personas os las ofrecieran lea-

les,

les, y corteses. Ea, Senor, comed, y no hagais reparo, que mas importa vueltra salud, que quantas riquezas

av.

Era tan cuerda, y prudente esta gran Reyna, que no ay duda, sino que procuraria sazonar, y templar el enojo, y pesadumbre con que miraba à su querido consorte; y como su edad, aunque moza, sobrepujaba al Rey en muchos años, estimabale, y queriale tanto con cariños de madre, como con alhagos de muger. Como le veia siempre achacoso, quebrado de salud, siempre doliente, quien duda que por todos los caminos procuraria estorvar sus desazones, y enojos? Bien sentiria para sì la demasia, y el poco miramiento de aquellos, que grosseros no quisieron menos que con prenda darle à su Rey la racion para su plato. Bien consideraria la poca consideracion de aquellos Señores, pues sabiendo lo alcanzado, y menesteroso de su Rey, y quiza por su causa, gastaban en desordeues, y franquezas, lo que pudieran ofrecerle obsequiosos, y leales. Bien sentiria, y consideraria todo esto; mas desimulabalo con cordura, deslucialo discreta, por templar el dolor que miraba en su marido. Consolabale con gracia, y con risa, y con assèo le alentaba à que comiesse. Pero el Rey, que aunque muchacho, sabia, y sentia mas que un viejo, al passo que comia bien, porque tenia buena hambre, y porque la Reyna se lo rogaba, estaba maquinando, y discurriendo de como haria una hombrada ( que aca decimos ) un hecho famoso, que fuesse sonado, y que le despicasse. Rebolviendo en esto, acabò de cenar, levantòse de la mesa; tomo capa, y sombrero de color, y disfrazado, lo mejor que pudo, se sue à las casas del Arzobispo, donde avia oido que era el combite aquella noche. Iba mucha gente à ver el aparato, y la grandeza de mesas, y aparadores (que en esto se obstenta la vanidad de semejantes actos) con que no le sue dificultoso al Rey ingerirse entre la muchedumbre, y ver, y notar todo lo que passaba. Haciendo, pues, celosía por entre los ombros, y fombreros de los otros, que con no menos curiosidad avian tomado puesto, sue viendo las demasías de el banquete, oyendo las conversaciones, y notando las palabras. Sa424 Libro quarto , Cap. 9:

Sacaronse muchos antes, aves, y regalos exquisitos, de todo mucho, y muy sazonado todo. Crecia la indignacion del Rey con la villa, rebolvia en su animo bolcanes de enojo, y por mas que los sofocaba con el dissimulo, tal vez en secretos suspiros se derramaba el incendio por la boca. Viendo que siendo èl el Rey, no tenia para un plato; y fiendo vassallos ellos, tenian tanta abundancia: que èl tenia el peso, y carga de la Corona, y que ellos gozaban el usufructo de sus Rentas, atormentabasse el pecho del coraje, y mordiase los labios para no romper en voces. Pues què quando por postre, y sobremesa, repapilado el apetito, y algo calientes los cascos, empezaron à hacer alarde cada uno de las Rentas, y Estados que gozaba? El menos jactancioso, queria dar à entender lo poderoso que era, y lo mucho que tenia. Y es lo bueno, que aunque andaban todos largos, ninguno, como dicen, ponia nada de su casa, porque tenian lo que decian; y porque lo mas, ò todo se to avian dado los Reyes. Què renta comerà V. Ilustrissima? (le preguntaban al Arzobispo de Toledo) à que respondia el: La mas rica, y faneada que tiene Señor ninguno. A mas de trecientos mil ducados llega mi Pontifical. Esto lo sòlido, sin meter en cuenta muchos gages, y percances de mis Señorios. A no gastar yo tanto, pudiera cada año llegar un tesoro. Y V. Excelencia? (le preguntaban al de Benavente) què tira de sus Estados? Pocos (respondia èl) igualan à mi caudal, pues con los cuentos que se me dan de ayuda de costa, no solo ay para el plato, pero aun para sustentar, si quiero, mil hombres en campaña, como ya se ha visto en mis encuentros. Y Trastamara (decian) que gages son los que goza? Juzgo (respondia) que no ces derè ventajas à ninguno, pues con aver tenido los gaftos, que son notorios en las passadas rebueltas, me queda bien que comer, que gastar, y que prestar. Yo ( decia el de Niebla Alonso de Guzman) no quiero vender caras mis agujas; pero ninguno de V. Excelencias, me ha de negar, que no ay renta mas saneada que la mia; pues con la flota de Atunes, que me viene cada año de mis almadrabas, no tengo que embidiar las rentas, ni los tesoros del Rey, Esso, Senor Guzman, (decia el Marquès de

Vi-

425

Villena) quedese para mi, pues yà se sabe, que el Rey me ha menester, y yo le necessito poco, ò nada, pues desde la Cabeza de mi Estado, si quiero atravesar toda la Mancha, y la una, y otra Castilla, puedo siempré hacer noche en Villas, y Lugares, que son mios. Diganme, pues, qual de V. Excelencias, podrà decir otro tanto? Ea, vitor; vitor Villena, (respondian todos con chacota, y risa) y al tanto los criados, y sirvientes se hicieron à la alegria, y regocijo. Solo el pobre Rey (demosle este nombre aora) estaba hecho al sentimiento, oyendo, y escuchando tales cosas. Al mismo tener prosiguiò la conversacion el de Medina-Celi, Juan de Velasco, y todos los demàs, ponderando cada uno su poderio, y las rentas que

gozaba.

Con conversaciones semejantes, y platicas de este tenor, coronaban aquellos grandes Señores sus banquetes, y combites. Nuestro Rey, que yà de puro sufrido estaba hecho un martyr, sin querer esperar mas, buscò por donde escurrir; tomò la puerta, y bolviòse à su Palai cio hecho un vivorezno. Sagaz, y mañoso, y con el secreto possible, y que encargò para el caso; hizo que entrassen aquella noche en el Alcazar seiscientos hombres armados, y con ellos el verdugo. Diòseles la orden de lo que avian de hacer, y la seña de quando avian de obrar. Esto assi dispuesto, à la manana mandò, que se echasse voz por la Corte, de que se hallaba apretado de su dolencia, y que queria ordenar su ultima voluntad. Embiò con un recado de esta guisa à llamar al Arzobispo de Toledo, y al tanto à los demàs Grandes. Acudieron todos con la priesa, y diligencia, que requeria el caso. Tenia el Rey dado orden a los porteros, que no dexassen entrar mas que à los Senores solos, y que los acompañamientos, y criados esperassen suera. Hizofe assi, y fueronse juntando los Grandes en una sala; admirados, y confusos de aquella novedad, de que à ninguno de ellos se huviesse permitido entrar donde el Rey estaba, y de que les hiciessen esperar tanto, pues era yà medio dia, sin que les huviesse llegado orden alguna. Mirabanse unos a otros, preguntabanse, echaban mil juicios, mas nadie daba en el blanço del sucesso.

Unos

Unos decian al Arzobispo; por què no entra V. Ilustrisima, quieran, ò no quieran las Ayudas de Camara, y sabe lo que ay en esto? Otros decian : mas qual fuesse que el Rey este và difunto, y que al modo que con su padre, quando le matò el cavallo, nos diò el feñor Arzobispo aquella entretenida, nos la quieran dar tambien aora estos Señores Privados. Otros replicaban: sea esso, ò sea lo que fuere, por Dios, que es muy lindo chasco. El de Benavente, retorciendose las manos, y arrojando lumbre por los ojos, decia de quando en quando: para mi colera, viene medida esta slema: ò diga el Rey, què es lo que nos quiere, ò dexe, que nos bolvamos. El de Villena bufaba de corage, y callando decia mucho. El Arzobispo, como mas prudente, aunque dissimulaba su pefar, los confolaba à todos, y procuraba, que lo llevassen en risa. En fin, con pesadumbre, ò fin ella, les hicieron esperar hasta las doce. A esta hora, quando yà abrieron la puerta, ò corrieron la cortina, quando yà pensaban que les mandaban, que entrassen, y yà todos para ello, iban como à entrarse de monton, vieron entrar al Rey con la espada desnuda en la mano, y embrazado al brazo el gaban, que la tarde antes avia dado en empeño.

· Quando pasmados, quan antonitos se quedarian todos, considerelo el discreto. El mayor valor quedò sin brios, y el corazon mas offado perdiò los alientos. Los que eftaban assentados se levantaron en pie; los que se hallaron en pie, tiraron el passo atràs muy pasmados. Descubrieronse todos, y mas de dos sombreros con el temblor de las manos rodaron por el suelo. Assentose el Rey en su silla con semblante muy sanudo, y buelto al Arzobispo de Toledo, preguntole: Venid aca, quantos Reves aveis conocido en Castilla? Respondible : con V. Magestad he alcanzado à cinco, al Rev Don Alonfo, visabuelo de V. Magestad, à Don Pedro su hijo, à Don Enrique vuestro abuelo, al Rey Don Juan vuestro padre, y à vos, Señor, que os logreis mil años. Bien esta, (dixo el Rey) en fin à solos cinco aveis conocido. Y vos, Alonso Guzman, quantos aveis alcanzado? Yo, Señor, (respondio) alcance, y conoci à los mismos. Y vos (le pregunto à otro ) à que respondiò, que quatro. Otro lo dixo, que à

tres,

tres, y à este tono los demàs; de suerte, que ninguno passò de cinco. Replicòles luego: decidme, como puede fer, que siendo yo tan mozo, y de la edad que veis, he visto, y conocido veinte Reyes en Castilla? En què forma, Senor, (le respondieron) puede ser lo que decis, sino es de oidas? No, no es sino de vistas (dixo el Rey) à veinte Reyes he visto, que sois vosotros, vosotros solos sois Reyes, que yo no mas que en el nombre. Si vosotros me teneis usurpadas mis Rentas, si vosotros desfrutais mis derechos, os aprovechais de mis gages, comeis explendidamente, gastais quanto quereis, y teneis sobrado mucho; y yo, siendo el verdadero Rey, no tengo para una cena, en tanto grado, que à noche me acostàra sin cenar, si no fuera por este gaban, que empeño mi despensero: luego bien concluyo, que vosotros sois los Reyes, y yo quien está à merced? Pero yo sabre enmendarlo, y remediarlo fabre. Diciendo esto, levanto la voz, diciendo: Ola, ola. Ha de mi guarda. Saliò al instante, cogiendo una, y otra puerta, toda la gente de armas, que estaba prevenida, y con ellos el verdugo, con los instrumentos necessarios para hacer justicia, sogas, maza, cuchillo, y un tajòn. A quien no pasmàra el caso! un repente tan atròz? un Rey determinado? y un rigor tal à la vista? Piense el mas valiente los miedos con que se hallarian aquellos Senores, y el tropel de sustos, que los dexaria pasmados, tomadas las puertas, el verdugo à la vista, y el cuchillo, y el cordel casi à la garganta.

El Arzobispo de Toledo, como hombre de gran corazon, y tan entendido, considerando, que alli no avia
mas remedio, que acudir à Dios, y à su elemencia, viendose puestos en manos de un Rey mozo, y enojado, postròse de rodillas, y rasados de lagrimas los ojos, procurò aplacarle con razones humildes, y obsequiosas, de esta suerte: Consiesso, Rey, y Señor, en nombre de todos,
los que à vuestros pies estamos obedientes, y rendidos,
que teneis macharazon del enojo, pesadumbre, y sentimiento con que estais, aviendoos puesto en el estremo
que nos decis, la surazon de Ministros mal mirados, que
dieron lugar à ello. Consiessos, que nosotros renemos,
y gozamos gruessas Rentas, y que por urbanidad, y amis-

tad unas veces, y otras por obligacion, nos combidamos los unos à los otros, sin que de nuestros combites se
le siga à nadie perjuicio, antes bien socorros à muchas
necessidades de las sobras. Ved, pues, Señor, aora en
què nos hallais culpados, quando en lo primero estamos
inocentes, y en lo segundo, todo quanto tenemos son
mercedes de vuestros padres, y abuelos, y todo ello, y
nuestras vidas està siempre à vuestros pies, para usar, y
disponer à vuestra voluntad? Para què nos amenazais
castigos, y rigores, quando no aveis visto trayciones, ni
deslealtades? Para què esgrimis enojos contra quien no
os ha dado pesadumbre? Si en algo hemos errado, supsicoos nos perdoneis, y que con vuestra piedad absolvais
nuestra ignorancia; y en lo que toca à la hacienda, cortad por donde mandareis, y servios de todo, pues como

dexo dicho, todo es vuestro.

Con palabras semejantes procurò el Arzobispo quie: tar la indignacion del Rey, que como conoció procedia de hallarse necessitado, aplicò el remedio con ofertas. Calòle el designio, y suavizòle por la parte de donde procedian los enojos. Al tanto el Rey se quitò el ceño del rostro, amaynò la ira, y mostròse mas templado. Dixo, pues, que de buena voluntad les hacia merced de las vidas, que llevaba intento de quitarselas à todos; pero con tal condicion, que no avian de salir de la fortaleza, menos que no le diessen cuenta con pago de todo lo que se avian aprovechado de sus Rentas Reales, desde el dia que heredò la Corona. Ofrecieron todos de hacerlo assi, mostrandose muy agradecidos. Tal les iba en ello. Retiròse la gente; el verdugo recogiò sus trastos; entrose en su quarto el Rey, y à los Grandes se les señalò mansion donde estuviessen, al modo de restados, hasta senecer las quentas. Restituyeron, y entregaron muchos Castillos, que en mi sentir fueron los que en tiempo de la menor edad del Rey les dieron los Tutores, por tenerlos gratos. Pagaron assimismo ciento y cinquenra cuenros de maravedis, suma muy considerable en aquel siglo. Gastòse en el ajuste dos meses, y hecha la paga, se les diò libertad.

Con este hecho, dicen los Coronistas, que se hizo

el Rey temer tanto de los suyos, quanto ningun otro sué mas acatado; pero nadie satisface à una gran dificultad, que es forzoso que al curioso se le ofrezca, de que como pudo el Rey usar con el Arzobispo de Toledo desafuero semejante, y mas quando por restarle en Zamora en tiempo de sus Tutores ( como yà vimos ) se le puso entredicho, y no fue absuelto, sin que primero le restituyesse lo que le avia tomado? Yo digo (salvo mejor parecer ) ò que en este caso no quedò restado el Arzobispo, ni se estendiò à èl el Decreto, ò si sue comprehendido, fue aquella, y esta prisson toda una, y varian los Historiadores el lugar : y me perfuado mas à esto, porque siempre me pareciò mucho rigor, que aviendo passado aquel lance, bolviesse el Rey à echar mano del Arzobispo, ni le tomasse quentas: elija aora el entendido lo que le quadrare mas. Y piense, y repasse alla para consigo, si el hecho, ò hazaña, que queda referida, la inventó otro Rey alguno? Ni aun despues acà ha avido quien la aya îmitado. Y assi, por rara, y nueva, bastaba à darle el titulo, y renombre de Rey Nuevo.

### CAPITULO X

COMO EL REY DON ENRIQUE EMBIO; y acompaño à la Reyna de Navarra Doña Leonor su tia, à que biciesse vida con el Rey Don Carlos su marido.

hemos ido tocando algunas cosas de la Reyna Doña Leonor, muger del Rey Don Carlos Tercero de Navarra, hasta que, como poco hà vimos, la sacò de la Villa de Roa nuestro Rey Don Enrique, y la llevò como restada à Valladolid; y serà bien concluyamos sus sucessos, por lo que tuvo de muger valerosa, sabia, y entendida: prendas que la hicieron respetar, y temer. Despues de tener de su marido quatro sinsantas bellas, hallandose falta de salud, y aun algo enferma del gusto, algo mal hallada con su matrimonio, tomando solo por causàl los achaques, y dolencia;

30 Libro quarto, Cap. 10.

alcanzò del Rey la dexasse ir à Castilla, por si la mudanza de los ayres mejoraban su accidente. Sucediòle muy bien esta cura. Quedose muy buena, y al tanto bien had llada en el Reyno de su hermano. Como Señora de las muchas tierras, que gozaba de su dote, era muy estima. da, y querida; con que sin echar menos la compañia maridable, lo passaba alegremente. El Rey su marido, quando supo que yà estaba con salud, embiò à llamarla con varios Embaxadores muchas veces. No fue possible el recabarlo de ella. Requiriòselo a los Reyes, hermano, y sobrino; y con las razones que la Reyna alegaba, nunca hallaron modo de hacerla violencia. Dabanle al Navarro buenas razones, y con ellas linda entretenida. Mas quando llegò el caso (como deciamos) de que esta Señora muy picada, y sentida de que se huviessen en las Cortes de Madrid cercenado las rentas, y los gages, que tiraba de la hacienda Real, se hacia à la vanda de los alborotados, quales eran el de Benaventé, y el de Trastamara, hermanos suyos, ò por lo menos les daba calor: y abrigo: tratò el Rey, con el pretexto honesto de que fuesse à hacer vida maridable, de quitar de junto à si tan gran padrastro. Sentia ella esta ida à par de muerte: mas viendose desnuda del poderio que gozaba en Castilla, sus hermanos, uno preso, los dos huidos, el Revi mal contento, huvo de hacer de la necessidad virtud, y tomar por partido lo mismo que aborrecia. Recelabase sempre, que su marido avia de matarla; (alegato con que tantas veces logrò su intento para estarse rehacia) pero viendo aora la forzosa, y que el Rey, y los de su Consejo resolvian embiarla, embiòle al Rey un memorial con pocas palabras, pero muy sentidas, que en suma era suplicarle: Que se sirviesse su Magestad de mandar ver primero, si era bien que ella se bolviesse à Navarra, sin que el Rey su marido la diesse seguridad, y rehenes de que no la ofenderia. Bolviòse en fin al tema, con que solia enternecer, y meter en escrupulo à ambos Reyes. Y aunque el sobrino aora no estaba para ternuras, por hallar, se con agravios; con todo le escarbò el escrupulo un poco la conciencia, y assi mandò, que lo viessen dos fantofissimos sugetos, que sueron el Cardenal Don Pedro de Tor

Torres, Obispo de Plasencia, de su Consejo, y su Notario Mayor, y Don Alonso, Obispo de Zamora. Miraronlo muy bien, y respondieron, que para quitar estos miedos à la Reyna, la acompañasse nuestro Rey hasta la raya de Navarra, y que desde alli se despachassen personas de todo lustre, à que tomassen al Navarro juramento solemne de recibir, y de tratar à la Reyna con mu-

cho amor, y afecto maridable.

Notificaronle à la Reyna esta resolucion, y acuerdo, con que menos recelosa, ò menos desganada, vino en ello. Dispusose la jornada, y acompañada de tan gran padrino, partiò de Valladolid para la Villa de Alfaro. El Rey Don Carlos su marido, alborozado, y contento, previno para la entrada muchas fiestas, con acompañamiento lucido de famosos Cavalleros, Navarros, Atagoneses, y Franceses. Quiso con esto mostrar en lo exterior lo desenojado que se hallaba, y sossegar à la Reyna los recelos vanos que tenia. Llegados, pues, à Alfaro, embiò nuestro Rey à la Ciudad de Tudela, donde se hallaba el Rey Carlos, al Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio, acompañado de los Obispos de Zamora, y Tuy, y de muchos Señores de Castilla, à que le tomassen juramento à dicho Rey, segun como se avia capitulado, y dispuesto. Hizose con toda solemnidad en esta forma:

Que juraba à Dios, y à los Santos Evangelios, en que corporalmente ponia sus manos, que las informaciones, miedos, temores, y recelos, que la Reyna tenia de èl, eran mentirosos, falsos, y sin ninguna verdad. Y que su voluntad era de honrarla, amarla, y quererla como Dios lo manda. Y si lo que Dios no quisiesse, hiciesse otra cosa, el Rey de Castilla, sus amigos, y aliados, tomassen las armas, y le biciessen cruda guerra.

Acabado el juramento, bolvieron el Arzobispo, y los demás Prelados à Alfaro, donde lo hicieron notorio à nuestro Rey, y à la Reyna, holgandose todos mucho de que estuviesse el Navarro tan pacisico, y gustoso. Dispusose, la entrada, para el dia, y hora, que assignaron; y entonces embiò el Rey Don Carlos al Arzobispo de Zaragoza Don Garci Fernandez de Heredia,

432 Libro quarta, Cap. 10!

con gran sequito de Nobles, para que recibiessen à la Reyna, à la qual fue acompañando nuestro Rey hasta dos leguas de Alfaro, donde està la mojonera, que divide à los dos Reynos. Alli se la entregaron al Arzobispo de Zaragoza, con auto publico de Escrivano, que diò fee de como la recibia. Hizose la despedida entre tia, y sobrino, con mucho afecto, y ternura. Entre unos, y otros Senores, con muchas urbanidades. Nuestro Rey se bolviò à Alfaro, y la Reyna partiò à Tudela, donde fue recibida del Rey su marido, con abrazos, y caricias, como si fuera el dia primero, que se desposaron. Mandò, que en todo el Revno se hiciessen grandes siestas, por la venida tan deseada de su Reyna. Tratòla, y venerola siempre conforme lo capitulado, bien que la Reyna, à suer de discretaj. se fue haciendo merecer todo cariño. De esta suerte se borraron las desazones, que avian tenido antiguas, y fueron exemplo de dos buenos casados. Murio esta señora el nno en adelante de mil quatrocientos y diez y seis; y el Rey mandò sepultarla en la Santa Iglesia de Pamplona, donde vace su cuerpo en una hermosa, y rica urna de fino marmol, con un Epitafio, que dice:

Aqui yace sepelida la Reyna Doña Leonor; Infanta de Castilla, muger del Rey Don Carlos Tercero, que Dios perdone; la qual fue muy buena Reyna, sabia, y devota. Finò quinto dia de Marzo del ano de mil quatrocientos y diez y seis. Rogad à

Dios por su alma.

Bondad, sabiduria, y devocion acompañaron a esta Señora, dones, y virtudes bastantes à coronarla de excelente, y prendas, con que en tantos fracasos, alborotos, y rebueltas, como experimentò en su tiempo, sue el Iris del sossiego, y de la paz. Y si los despegos de con su marido sueron culpables à la vista, quizà si su bondad corriera el velo à lo que se passa dentro del rincon del matrimonio, la disculpara la censura. En sin, con su

discrecion enmendò, y quitò disgustos,

y se rotulo de grande.

#### - CAPITULO XI.

DE COMO EL REY DON ENRIQUE tomò, y arrasò la Villa de Gijòn, y de alli passò à Sevilla.

TA dexamos dicho en la Historia de el Rey Don Juan el Primero, muchas cosas del Conde de Gijon Don Alonso Enriquez de Norona, su medio hermano, y tio de nuestro Rey, las desobediencias que tuvo, sus desordenes, sus bullicios, el estar restado, y preso tantas veces, hasta que por ultimo se le mando comparecer en Paris à oir sentencia de aquel Rey, como Juez arbitro, en la causa que se le imputò de aleve. Por este tiempo, pues, que corria el año de mil trecientos y novenra y cinco, se concluyò, y se sentenciò la causa de este Señor, con assistencia de los Embaxadores de Castilla. Quedò dado por aleve, y que assi se pusiesse en las manos de su Rey, allanandose en todo, è implorando su clemencia. Ofreciòle el Rey de Francia, que si lo hacia assi, atravesaria su autoridad, para que nuestro Rey le perdonasse, y honrasse; y que de hacer lo contrario, y querer perseverar en su rebeldia, no tenia que esperar en su Reyno el menor abrigo, ni socorrojy para que en ninguno de sus Puertos se le diesse, mandò despachar sus cartas al Duque de Bretaña, y à otros Señores, y Governadores. El Conde tomado de su altivo pundonor, dandose por ofendido, se retirò à la Provincia de Santonge, donde està la bien nombrada Ciudad de la Rochela, à esperar mejorarse de fortuna. Avia sido condicion, que si saliesse el Conde condenado en la senter cia, avia de ponerse en manos de el Rey la Villa de Gijon, y quedar de la Corona; y assi, al punto que tuvo noticia el Rey de la tal sentencia, embiò à requerir à la Condesa, que se la entregasse. Era esta Señora valerosisfima, y como dixo un entendido, mas para empuñar la espada, que para cenir la rueca. Tenia sus humos de Infanta de Portugal, como hija que era del Rey Don Fernando, su nombre era Dona Isabel, y sus brios de Ama434 Libro quarto, Cap. 11:

zona Portuguesa. Hizose fuerte en la Villa, y tratò de desenderse. Sabido esto por el Rey, determinò ir en perfona à allanar la Fortaleza. Fue, y puso cerco à la Villa. Importò mucho la diligencia (ò y què de cosas se pierden por no valerse de ellas! ò traslado à los tiempos, en que vamos escriviendo!) Pertrechado el enemigo, suele contrastarse mal, ò nunca. Era la Fortaleza inexpugnable, y la Condesa tenàz, y varonil; con que si pudiera apercebirse de sustento, diera mucho en que entender. Al fin los cercados huvieron de rendirse à causa de la hambre, no por voluntad; la Condesa, ni por voluntad, ni hambre. Quizà, que por no humillar la cerviz, y echarse à los pies del Rey, se echò mano del rigor, dexando hecha Troya la Fortaleza. A los vecinos, por darse à la piedad. se les concediò las vidas; pero à sus casas las echaron por el suelo: derribaron los muros, y quedò casar abierto, lo que sue excelso Castillo. Descargose en fin en lo material el golpe, y quebrôle la colera, y enojo en abatir edificios: miedo, y prevencion, para que en ningun tiempo bolvieran à rebelarse. Mandosele à la Condesa. que desembarazasse la tierra, y que saliesse del Reyno. Obedeciò el mandato à ojos enjutos, y sin ademanes mugeriles, se sue à buscar su marido al Pais donde se hallaba. Acompaño sus trabajos, y miserias, lo que les durò la vida.

Allanado este padrastro de Gijon, tratò el Rey de passar à la Andalucia, de donde le voceaban algunas materias, que pedian remedio. Llegò, pues, à Sevilla, donde sue recibido con magnisseo aparato de regocijos, y sietas. Propusosele la causa del desasuero, y cruel carneceria, que se avia hecho en los Judios, saqueandoles las casas, y quitadoles à muchos sus haciendas, del modo que yà lo dexamos dicho. Fue el Pueblo amotinado quien hizo la embessida. Querer proceder contra todos, era costa de gran peligro, y ruido, y mas en Ciudad tan grande, donde eran un numero infinito los culpados; con que para dàr alguna satisfaccion, se enderezò la proa de la justicia contra el que avia sido el incitador, y promovedor de aquellos dasos. Este sue el Arcediano de Ecija, que à lo devoto, y piadoso, como yà diximos, en publique à lo devoto, y piadoso, como yà diximos, en publi-

cos Sermones, les daba alas al Pueblo, para que les qui 4 tassen à los Judios las haciendas, y las vidas. El odio que este Prebendado tenia con esta mala canalla, era fingular, y al modo que la inocencia de los niños, se enfurece contra ellos, y que por raza de los matadores de Christo, quisieran acabarlos, assi èl zeloso, à lo simple, desendia, y predicaba por virtud, que no quedasse Judio à vida. El Pueblo, que con menos tenia harto, amotinose, y hicieron en las Ciudades los estragos, que quedan referidos. Mandò, pues, el Rey, que se prendiesse à este Arcediano, y que se le diesse el castigo concerniente à su delito. No explican los Historiadores el castigo que sue, quizà por el decoro, ò la decencia. Seria por lo menos privarle de las temporalidades, para que escarmentassen otros. Este premio sacò su bondad necia.

Estando el Rey en esta Ciudad, llegaron Embaxadores del Rey Moro de Granada, pidiendo se renovassen las treguas, cosa que se abrazò muy bien, por ser conveniencia, y venir à rogar ellos. El Rey Juceph, que reynaba entonces, gozò muy poco de ellas, à causa de una alevosìa, que el Rey de Fez usò contra el. Embiòle una aljuba de brocado primorosa, y rica, sembrada de assosar, y de varias piedras de valor. Vistiòsela el Granadino, sin recelo del veneno que llevaba, y al punto sintiò su muerate, pues sin aprovechar triacas, ni otros remedios, se le caian las carnes à pedazos. Assi acabò su vida, con que Mahomad Aben Balva, que le succediò en la Corona, assentò nuevas treguas con Castilla, y à fuer de infiel, las quebrantò à poco tiempo.

#### CAPITULO XII.

DEL PRINCIPIO QUE TUVO EN CASTILLA la Dignidad de Corregidor.

Uchos pensaran, que aver Corregidores en las Ciudades, y Partidos de Castilla, como vemos al presente, es de muchos siglos atras; con que es razon, que se se pensaran que se se pensaran se le debiò à Ee 2 nuessa nuessa se pensaran se la muessa se pensaran se

nuestro Rey, que es la mayor novedad, mas util, y mas famosa, con que coronò sus timbres, y por donde con mucha razon puede llamarse Rey Nuevo: esto es raro, y excelente. Corrian los años de mil trecientos y noventa y seis, quando aviendo faltado en Murcia, y passado à mejor vida el Adelantado Alonso Yañez Faxardo (de quien yà hemos hablado en este libro, Capitan de los mas valientes de aquel tiempo, terror, y espanto del Moro de Granada, en cuya sangre Agarena tiño sus armas tan innumerables veces) entonces, pues, quiso el Rey Don Enrique honrar con esta merced, y Adelantamiento à Don Ruy Lopez Davalos, uno de los tres Privados suyos. Considerò muy bien, que supliria las vecc. del Faxardo, quien assi en las armas, como en lo politico, estaba versado, y diestro. Este sue el primer escalon por donde la fortuna empezò à levantar à este Cavallero, hasta la cumbre en que se viò subido, quizà para abatirle de mas alto. Yà tratè la historia de este famoso Heroe en mi David Perseguido, (g) à que remito al curioso, por no alargarnie aqui; mas siema guido, r.p. pre que halle, y encuentre hechos, y cosas suyas, no podrè dexar de mostrar mi afecto, y de sentir con lastimas el que pudiesse la embidia quitarle à este Cavallero à un bayben solo, lo que le dieron sus meritos. Diòle, pues, el Rey el Adelantamiento de Murcia, para que aquella Ciudad tuviesse freno en sus lozanias, y para que el Mos ro de Granada tuviesse escudo, que rechazasse sus brios: Admitiòle con gran gusto la Ciudad, conociendo, que les daba Capitan valiente, y entendido: partes que debe tener el que govierna las armas. Agradecido Don Ruy Lopez al buen recibimiento, quisoles gratificar con obras el cariño, alcanzando del Rey, que la hiciesse franca, y libre de tributos, y monedas, excepto la forera. Y porque en todo tiempo conociesse Murcia, à quien debia esta merced, dice el Rey en su Real Privilegio: Que le concede esta merced, porque se la ha pedido Ruy Lopez Davalos.

> Considerò nuestro Rey & claro està, que aconsejado de los buenos lados que le assistian) que yà suesse de siempos atràs, ò yà se huviesse originado de las rebuel-

David Perse-

dos.

tas del tiempo presente, las Ciudades, y Villas de Castilla estaban muy señoras, con gran libertad, y imperio, por no aver una Cabeza, que amparasse la Jurisdiccion Real; porque como se governaban, y regian por Alcaldes Ordinarios, que eligen los mismos Ayuntamientos, no atendia cada uno mas que à su propio interès, sin mirar por el bien publico. Los mayores delinquentes, con tener en la Ciudad, ò Villa, quien los apadrinasse, se quedaban fin castigo; y si tal vez se hacia una demonstracion, no era mas que cumplimiento, y justicia de compadres. De; terminò, pues, el Rey para curar este daño, que en cada Ciudad se pusiesse una cabeza, que no fuesse natural, con titulo de Corregidor, que corrigiesse, y enmendasse las demasias, y hiciesse dar à cada uno lo que es suyo. Saliò, pues, este Decreto, y Ordenanza; y aunque à los principios tuvo algunos topes, llevandolo muy mal muchas Ciudades, en especial las copetudas, teniendo por cosa de menos valer, que suesse persona estraña à corregirlos: al cabo, el comun huvo de passar por ello. Sevilla no lo admitiò, y otras que siguieron su rumbo. Asperearonse grandemente del nombre rignroso de Corregidor. que hasta los nombres de los que han de regir, quieren ser blandos, y suaves; y assi vemos, que los Romanos (que fueron los Principes del tener governada una Republica, pues de ellos lo tomaron los Venecianos, y los demàs Republicos) ellos, pues, daban siempre nombres benignos, y apacibles à los Magistrados, porque no espantassen, ni atemorizassen con el sonido de la Dignidad: à unos llamaban Consules, y eran los de mas soberania, à otros, Dictadores, à otros Pretores, y Tribunos. Desde que aborrecieron el nombre de Rey, por la maldad de Tarquino, no quisseron tener quien los rigiesse, menos que con nombre de benignidad, y amor; y assi, aunque admitieron despues el nombre de Emperador, es por que significa, y quiere decir, Padre de la Patria. Quizà de aqui (salvo mejor parecer) naciò llamarse Assistente el que govierna à Sevilla; ò por lo menos, siempre ha conservado este titulo, y no de Corregidor: que aunque en la sustancia todo es una cosa, y solo es question de nombre, como dicen, con todo es muy diferente, que sepa Ee 3

438 Libro quarto, Cap. 12.

el que manda, que no se ha de llamar el que corrige, ò

govierna la Ciudad, fino el que la vè, y assiste.

Y con què maña imaginan, que se entablò este modo de govierno? Con poner por Corregidores hombres Grandes, y de peso, que de otro modo suera impossible conseguirse. Quien dirà, que à una Ciudad, como Avila, (que aunque tan noble, è ilustre, al sin es Ciudad pequeña, y no Cabeza de Reyno) sue por primer Corregidor D. Ruy Lopez Davalos? (h) Persona como esta, què que no allanasse, y no venciesse? Y si respectivamente se pusieron en las demàs Ciudades pajaros de este pelo, y de esta pluma, quien què chistasse? Claro està, que no avria otra Sevilla.

(h)
Gil Gonzalez, ubi sup.
cap.; r.

De semejante traza, y ardid usò el Obispo de Cartagena Don Francisco Martinez, doctissimo Varon; y que de la Cathedra de Prima de Salamanca ascendiò à la Mitra, y murio Obispo de Jaen. Este Pretado, pues, à fuer de muy zeloso, considerando, que casi todas las. Iglesias de aquel Obispado, y Reyno de Murcia, se servian de Curas amobiles, y que no eran mas que unos Thenientes, que ponian los Obispos, por no residir los. Beneficiados proprios; (que ya con la inmemorial gozaban las rentas, como de beneficios simples.) y viendo que esto era causa de no aver en ningun Pueblo personas de letras, fino unos Curas (Clerigos de Missa, y holla, como dicen ) de que se seguian tan grandes' inconvenientes, como estar las ovejas sin suficiente Pastor, que las. doctrinasse; determinò de remediar este dano, consultando al Para para ello, y ganando Breve para erigir Curas proprios, uno en cada Iglesia, assignandoles por congrua los falarios, y gages, que llevaban los amobiles. Alborotaronse los interessados al saber, esta determinacion; y como en cada Pueblo eran quatro, ò seis los Curas, y estos tenian sus deudos, y allegados, oponianse al Decreto, alegando la costumbre. Pues para que este bullicio se templasse, y las Villas, y Lugares viendo su propria utilidad , admitiessen bien los Curas proprios, escogio por todo su Obispado, y suera de el las personas mas doctas, y eruditas, que pudo hallar, Theologos eminentes, y Letrados famosos. Este arbitrio bastò à temtemplar el ceño, con que empezaron à mirar à los Curas forasteros. Sola la Villa de Heliin, mi patria, por ser grande su Clerecia, y aver en sus Curas amobiles Clerigos bien entendidos, siguiò con todo essuerzo la contradicion, hasta la ultima sentencia. Por ultimo, vinieron à quedar todos aquellos Lugares con Curas estraños, como acà en nuestro caso todas las Ciudades con Corregidores forasteros.

Y què dirèmos aora de este modo de govierno? Fue acertado? es util? Respondo con distinción, de que el modo fue acertadissimo, santissimo, y utilissimo, con tal, que los Corregidores, y los Curas, estos en las Iglesias, y aquellos en las Ciudades, sean de las partes. prendas, letras, y virtudes, que los que para el govierno puso nuestro Rey Don Enrique, y para lo espiritual pufo el Obispo Martinez. En llevando el Corregidor por companeras estas tres victudes, Christiandad, zelo de justicia, y limpieza de manos, harà buen Corregidor, ferà amable, y aplaudido. Pero si le lleva al govierno la necessidad, la conveniencia, ò lo que es peor, el incterès, no harà cosa de povecho, y venderà la justicia. En siendo un Cura docto, virtuoso, y limosnero, harà -buen Pastor, y le amaran sus ovejas; pero si es ignorante, avaro, y distraido, serà andar perdido el rebaño, sin Pastor, y sin doctrina. Basta de moralidad, y yamos a nuestra historia.

# CAPITULO XIII:

DE COMO, EL REY DON ENRIQUE ... se apoderò del Marquesado de Villena ; y de la manera que sossego los vandos de Sevilla.

Uy desabrido avia quedado el Marquès de Villenz de aquel hecho, que queda referido, y que passo en el Alcazar de Burgos, quando por verle tan usano y poderoso, le quitaron, si no lo buelos, parte mucha de la pluma. Retirose à Aragon; y como sus Estados caen alli ala raya, mantenjase en todo con mucha soberania.

Ee 4

Ofre-

Ofreciose, pues, que el de Portugal, por leve; o nina guna causa, rompiò las treguas, que tenia con Castilla, y poniendose sobre Badajoz, la tomo por trato, Fue luego sobre Tuy, y ganòla de la misma suerre, y à este modo procuraba de apoderarse de las mejores Plazas. Sintiò el Rey Don Enrique, como era justo, estas demasias de el Lusitano, y para enfrenar su orgullo, embiò por General à Don Ruy Lopez Davalos, afianzado en su valor todo el despique. Y aunque iba bien decorada su persona sola, quiso para el tal cargo que fuesse mas bien vestido. Honrole, pues, con la dignidad de Condestable, ya fuesse por muerte de el Conde de Trastamara, tio del Rey, yà fuesse por aversela quitado por los passados disgustos. En fin, Adelantado de Murcia, y Condestable de Castilla, partiò Don Ruy Lopez Davalos à domar los brios del Portugues. Anduvo tan valeroso, que no solamente le hizo levantar el cerco de la Villa de Alcantara, sino que se entrò por Portugal; ganando, y arrasando todo lo que hallaba. Gano à Pena--Macos, y à la Ciudad de Miranda, con otros muchos Pueblos. Esto por tierra. Por la mar andaba el Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, haciendo con su Armada notables estragos por todas las marinas Portuguelas. Finalmente, en el espacio de casi tres asos, que durò esta guerra, quedò tan quebrantado el Portugues. que tuvo à buena dicha, que se llegasse à partido, y se arrimassen las armas. Considerando, pues, nuestro Rey. Don Enrique, que el Marquès de Villena, por veces que le avian llamado à las Cortes, mientras passaban estos lances, no avia querido comparecer, y que venia à estar hecho al modo de un zangano en la pobre, y desi corchada colmena de Castilla, comiendose los mejores panales de ella, y no dando fruto alguno; considerando assimismo lo aliado, y favorecido, que estaba del Rey de Aragon, y el cuidado, que podia dar, si por aquella parte huviesse algun rompimiento: considerando, pues, estas cosas, trato de atropellarle, y quitar de una vez de su Reyno este padrastro. Y aunque bastaba para el caso la desobediencia de el Marques , y su retiro, con todo se Valiò el Rey de otros pretextos, que fue ver, que no

querian restituir las dotes que les dieron à sus hijos Don Pedro, y Don Alonso, con las dos tias del Rey, con quien fueron desposados, à causa que la una quedò viuda, y sin fucession, y à la otra no la quiso Don Alonso por muger , por verla algo licenciosa. Era , pues , clara justicia, que restituyessen las dotes : eran cancidades gruessas: sentian dar lo que yà tenian hecho carne, y sangre, apretabales el Rey en ello: embiòselo à requerir una, y otra vez: hacianse sordos padre, y hijo, dando frivolas escusas; por lo qual, sin esperar à mas, se entrò el Rey à suerza de armas por el Marquesado de Villena, reduciendolo todo à su Corona, falvo la misma Ciudad de Villena, y la Villa de Almansa, que por estàr muy pertrechadas, y guarnecidas, quedaron por del Marquès; pero las demas Plazas importantes, como Chinchilla, Albacete, Hellin, Yecla, y Tobarra, se entregaron al Rev, sin empunar la espada, ni hacer resistencia alguna. Siempre estas Villas han deseado tener por Sessor al Rey, y no à menos Señor; y assi todas las veces que las han enagenado de la Corona ( que aun fue otra vez despues de esto ) lo han sentido con estremo, y con la misma facilidad, que en esta ocasion, han buelto à reducirse : lealtad, y miramiento estimado mucho, y gratificado de los Reyes.

Con estas hombradas, pues, (llamemoslas assi, que es poco nombre el de hazañas) se hacia temer tanto cada dia nuestro Rey, que no avia Grande ninguno, que no estaba tamañito. En cabeza agena miraba cada qual el escarmiento; porque viendo al de Villena, que era en aquel tiempo el mayor pajaro en poderio, arrinconado ya en solos dos Pueblos; considerando al de Benavente preso en Monterrey; despojado al de Trastamaras arrastrado al de Gijón, siendo personas Reales todos quatro; quien de los demás que ossara alzar cabeza? Aunque el Rey se hallaba mozo, ordinariamente enfermo, y quebrado de salud, se hacia tanto temer, que todos le temblaban. Traslado al hecho de Burgos, y à lo que

dirèmos aora de Sevilla.

Conservabanse en esta Ciudad dos vandos, y para cialidades sieras, siendo cabeza de los nuos el Conde de Nie442 Libro quarto, Cap. 13.

Niebla, y de los otros el Conde Don Pedro Ponce. Con el calor de ellos, procuraba cada vando tener la suya en la cuesta. No se puede ignorar, que en aviendo semejantes vandos en los Pueblos, se cometen mil insultos, y se amparan, y se abrigan mil facinorosos. Conocen los de mal vivir, que esta, ò aquella parte los han menester, con que viven à vanderas desplegadas, sin temor de Dios, ni de la Justicia. Noticioso, pues, el Rey de estos desordenes, y lo rematada que estaba aquella Ciudad, y que aun quizà por vivir à sus anchuras, no quisseron admitir Corregidor, tratò de remediarlo, despavilando su ingenio. En lo primero quiso vèr, si con blandura se ponia alguna enmienda. Embiò sus carras, amonestandoles, y requiriendoles, que dexassen sus temas, y debates, y no turbassen la paz. Viendo que esto no bastaba, despachò Pesquisidores, para que averiguassen, y castigassen à los que hallassen culpados. Eranlo casi todos, quien que lo jurasse? Echabanles demàs de esto dos busos, dos amenazas, con que tenia por bien qualquier Pesquisidor le dexassen con la vida. Amostazado ya el Rey de tanta inobediencia, y desacato, usò de las que solia : armòse de su valor; tomò gente, la que juzgò bastante: partiòse para Cordova; y desde alli, lo mas secreto que pudo, se plantò en Sevilla. Assi como entrò, mandò que cerrassen todas las puertas de la Ciudad; y à otro dia en la mañana embiò à llamar al Conde de Niebla, y al Conde Don Pedro Ponce cià los Alcaldes Mayores, y a todos los Veinte y Quatros. Quando yà los tuvo juntos en un salon de su Alcazar, mandò cerrassen las puertas, y que con gente armada las guardassen, y que en todos los lugares publicos se pusiessen esquadrones de soldados. Esto assi dispuesto, saliò el Rey muy grave, y severo; sentòse debaxo de su dosèl; pidiò los libros de cuenta para dar premio, ò castigo à quien lo mereciesse. Quedaronse todos aturdidos, y pasmados, mirandose unos à otros, sin saber que decirse. Al de mas animo le temblaba la barba; y los menos medrosos sé contaban por difuntos. Preguntò el Rey; quienes eran los Alcaldes, y Veinte y Quatros? Señalofe à si mismo cada uno con sumo acatamien. to. Eran dos Cavalleros, uno de parte del de Niebla, y

otro

otro de parte del Conde Don Pedro, los que lo mullian, y meneaban todo, los que atizaban el fuego, y los que en nombre cada uno de su amo, hacian, y disponian a su gusto. Dixoles el Rey à todos: venid acà, por que aviendo fiado de vosotros la guarda de mi justicia, pues para esse fin se os hace la merced de essos oficios, aveis andado tan desatentos, que sin llevar la mira mas que à vuestras passiones, y venganzas, teneis esta Ciudad llena de escandalos, muertes, y latrocinios? Ola? Senor (respondiò toda la Guarda ) llevad (les dixo el Rey) à cada Conde à su Torre; y à fulano, y à fulano cortenles luego al punto las cabezas, que fueron los dos Cavalleros, que diximos, los que mandaban, y hacian, y deshacian. Executose esto sin ninguna intermission. El verdugo estaba aparejado para lo uno, y para lo otro, los Ministros prevenidos. A todos los demás Alcaldes, y Veinte y Quatros, les mandò, que arrimassen los oficios, y que ellos, ni sus descendientes pudiessen jamas tenerlos. Dixoles por conclusion, que agradeciessen mucho, y estimassen, que les dexaba las vidas.

Apenas corriò la voz de este hecho, quando no huyo malhechor, que no buscasse por donde huir. El miedo que cobraron todos, fue notable. La plebe, y lo que llamamos vulgo, viendo lo que passaba por las Cabezas, y por los Nobles, se lleno de assombros. No paro en esto el rigor, fino que mandò el Rey al Doctor Juan Alonso de Toro, su Alcalde de Corre, que saliesse por la Ciudad, y que prendiesse, y castigasse toda la gente que hallasse de mal vivir. Hizofe tal riza, que llegaron a mil los ajusticiados; calligo el mas estupendo, que se cuenta en los Anales de Castilla. Quedò con esto Sevilla limpia de maldades; los malos vieron el castigo de sus culpas; y los buenos dieron al Rey alabanzas, aclamando la victoria de verse con libertad. Dexò el Rey por Assistente al mismo Doctor Juan Alonso de Toro, y puso cinco Regidores solos, que la rigiessen. Què bueno para estos tiempos! Cinco Regidores à Sevilla, quando aora el mas desdichado Pueblo tiene à veinte, à treinta, y quarenta Regidores! Bien conociò este buen Rey, que la muchedumbre de Oficiales

echan à perder, y destruyen las Republicas.

Yà

444 Libro quarto, Cap. 13:

Yà sea por la amenidad, y temple sazonado del Pais; yà porque no se bolviessen à avivar las cenizas de aquellas parcialidades, diò el Rey en assistir en Sevilla muchas veces. Quizà le movia lo zeloso de esto, y echaba por capa aquella conveniencia. Sucediò, pues, los años adelante, que fue el de mil y quatrocientos, una rara novedad, y que se holgàra el curioso de saber, que no es, à lo menos en España, mas antigua que esto la invencion de los Reloxes de campana. De suerre, que en tiempo de nuestro Rey, se puso en la Torre de la Santa Igle: sia de Sevilla el primer Relox. Al vèr subir la campana. · y à la novedad, se despoblò Sevilla, y se abreviò en aquellas calles; y no es mucho, quando el mismo Rey sue tambien à verlo : que lo raro, y lo nuevo arrastra siempre todas atenciones. A muchos les costò cara la fiesta, pues antes de vèr dar al Relox la primer hora, contaron la ultima de sus vidas. Levantôse de repente una horrible tempestad; abortò un rayo la nube, y dexò difunta mucha gente. Hicieronse Processiones, y plegarias, para aplacar al Cielo, por juzgar era castigo de las culpas pas-Sadas.

CAPITULO XIY.

DE COMO EL RET DON ENRIQUE consedió à los Capellanes de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, fustercias Reales de los Partidos, y Arciprestazgos de Yllescas, Canales, y Rodillas, y maravedises de el de Ocaña.

In the las obras heroycas, con que acreditò este Rey su buen zelo, y Christiandad, suc en cuidar de los disuntos, procurandoles Missas, Oraciones, y Sustragios. Y como para esto sea necessario sustentar, y alimentar los Sacerdotes, assignandoles para ello renta, y limosna bastante, aviendo sido informado de Juan Martinez de Melgar, Capellan Mayor de la Real Capilla, que en la Santa Iglesia de Toledo instituyeron, y sundaron los Reyes, de selìz memoria, Don Enrique, y Don Juan, abuelo, y padres suyos, como la renta que tenian el, y los demàs Capellanes, se avia casi extinguido, desde que la Juderia

de

de aquella Ciudad fue destruida, y robada, con que estaba muy à pique de cessar aquella insigne memoria, al modo que avia cessado la de los Reyes antiguos de la misma Iglesia, por cuya causa era menester acudir con el remedio: informado, pues, de esto, y considerando, que demàs de la piedad, era honra, y credito suyo tener en pie aquella Real Capilla, y aumentarla, hizolo con todo esfuerzo. La peticion de dicho Capellan mayor fue, que de las tercias de los diezmos, que los Reyes de Castilla gozaban de tantos años atràs, por privilegios, y Bulas Apostolicas en estos Reynos, se assignasse, y anexasse por juro de heredad à dicha Real Capilla en algunos de los Partidos de Toledo, la parte que equivaliesse à los maravedises, que gozaba antes la Capilla por su fundacion. Pidiò en esto una cosà saneada, y fixa, y que en ningun tiempo padeceria detrimento. Concediòlo, pues, el Rey con mucha galanteria; y mandò, que sus Contadores tanteassen, y ajustassen poco mas, ò menos la parte de pan; y maravedises, que de sus tercias bastassen à llenar la congrua antigua. Ajustaron, que suessen los granos, y maravedises de los tres Arciprestazgos de Illescas, Canales, y Rodillas, y ansimismo todos los maravedises del de Ocana, excepto el pan. Mediante esta equacion, hallandose el Rey en Tordesillas, concediò su Ceduta, y Real Privilegio por el mes de Mayo del año de mil y trecientos y noventa y siete, que por estar lleno de piedad, y devocion, y de suma largueza, quiero le lea el curioso, que es como se sigue.

", En el Nombre de Dios Padre, è Hijo, y Espiritu, Santo, que son tres Personas, y un solo Dios Verda, dero, que vive, y reyna para siempre jamàs; y de la "Bienaventurada Virgen Gloriosa Santa Maria su Ma, dre, à quien tengo por Sessora, y Abogada en todos ", los mis fechos, y à honra, y servicio suyo, y de todos ", los Santos, y Santas de la Corte Celestial; porque es ", natural cosa, que todas las cosas, que nacen, que se ", necen, quanto en la vida de este mundo, y que no ay ", otra cosa, que sin no aya, sino un solo Dios, que nun", ca ovo comienzo, ni avrà sin; ansi como èl es durade", to, y sin sin, assi quiso, y tuvo por bien, que el su Rey.

446 Libro quarto, Cap. 14:

,, Reyno Celestial durasse para siempre jamàs; por ende "todo home de razon, se debe membrar de desear ir à , aquel Reyno, para en èl siempre gozar, y de lo que ,, Dios le dà en este mundo, partirlo con èl, en remission ,, de sus pecados: porque, segun dicen los Santos Padres, , una de las cosas, que el hombre puede hacer, por-, que mas gane el Reyno de Dios, es hacer limosna, ,, especialmente por las Animas de su padre, y madre, , y en remembranza de todos los otros de su linage. , que sobre la tierra los dexaron, quanto mas lo que se , hace en facrificios, y cosas muy excelentes à servicio , de Dios, y por falud, y falvamento de las Almas de los , hacedores de ello; y lo tal, como esto, se debe cumplir , con derecha razon: por ende acatando, y consideran-,, do todo esto, quiero, que sepan por este Privilegio to-, dos los hombres, que agora son, y seran de aqui ade-,, lante, como yo Don Enrique, por la gracia de Dios, , Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de ", Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algar-,, ve, de Algecira, y Senor de Vizcaya, y de Molina, , reynante en uno con la Reyna Dona Cathalina mi mu-, ger, y con el Infante Don Hernando mi hermano, vì , un mi alvala escrito en papel, y firmado de mi nom-, bre, el tenor del qual dicho mi alvala, es este que se si-" gue: Yo el Rey. Hago saber à vos los mi Contadores , Mayores, que Juan Martinez de Melgar, mi Cape-" llan Mayor de la Capilla del Rey Don Enrique mi , abuelo, y del Rey Don Juan mi padre, y mi Señor, , que Dios de Paraiso santo, me embio à hacer rela-,, cion, en como los quarenta y ocho mil y quatrocien-,, ros maravedis, que los dichos Reyes mi abuelo, y mi , padre edificaron para siempre jamàs, para pagar los. ", Capellanes de dicha Capilla, y para otras cosas, segun, ,, que en el dicho Privilegio se contiene, que sue orde-,, nado, que los hoviesse cada año señaladamente en la ", cabeza del pecho de los Judios de la Juderia de Tole-,, do ; y que despues , que la dicha Juderra sue robada, ,, y destruida, que le han sido librados los dichos mara-, vedis, donde no los pueden cobrar, sin hacer muy , grandes costas, y despensas: en manera, que los di-, chos

5, chos maravedis no se cobraban de cada año, por lo ,, qual la dicha Capilla, y los Oficiales, y Capellanes de ,, ella non son proveidos, como deben, segun por el di-", cho Privilegio se contiene: en lo qual, si assi passasse, ", seria à la dicha Capilla muy grande agravio. Y por , ende pidiòme por merced, que anexasse à la dicha " Capilla, por juro de heredad, para siempre jamàs, las ,, tercias, que à mi pertenecen en el Arzobispado de To-"ledo, en ciertos Arciprestrazgos, quantos pudiessen "montar los dichos maravedis, poco mas, ò menos, è , Yo tuvelo por bien. Y por ende es mi merced de le ,, anexar à la dicha Capilla, y al dicho Juan Martinez ", mi Capellan, y à los otros dichos Capellanes, que ", despues de èl fueren en la dicha Capilla, las mis ter-,, cias, que Yo he de cada año en los Arciprestazgos , de Yllescas, Canales, y Rodillas, assi maravedis, ,, pan , vino, ganados, y menudos, como todas las ,, otras cosas, que à las dichas tercias pertenecen en , qualquier manera, assi como Yo lo he. E otrosi, to-,, dos los maravedis, que Yo he, è huviere de aver de las ,, tercias del Arciprestazgo de Ocana, y que el pan que-, de para mi, y que los èl aya enmienda de los dichos , quarenta y ocho mil y quatrocientos maravedis, que ,, assi tenia por el dicho Privilegio para la dicha Capilla, ,, como dicho es, porque entiendo, que esto es servicio ,, de Dios, y mio; y que con esto la dicha Capilla, y Ca-,, pellanes, y Oficiales de ella, y las otras cosas conteni-, das en el dicho Privilegio, seràn cumplidas. Por ende-, vos mando, que vista esta mi carta, libredes por mi ,, Privilegio, por juro de heredad, para siempre jamàs, "las dichas tercias, assi pan, como dineros de los di-"chos Arciprestazgos de Yllescas, Canales, y Rodi-,, llas, y todos los maravedis, que montaren del dicho "Arciprestazgo de Ocana, que à mi pertenecen. Los ,, quales es mi merced, que aya por los dichos quarenta ,, y ocho mil y quatrocientos maravedis, poco, ò mucho ", lo que fuere, assi maravedis, pan, vino, ganados, ,, y menudos, como las otras cosas, que à las dichas , tercias pertenecen en qualquier manera, assi como Yo , lo he, è avia de aver de cada año, salvo el pan del , Ar

448 Libro quarto, Cap. 14.

5, Arciprestazgo de Ocaña. Y por quanto estos dichos , quarenta y ocho mil y quatrocientos maravedis, hasta, , aqui eran salvados sobre la cabeza del pecho de los ,, Judios de la Juderia de Toledo, es mi merced, que ,, se salven estas dichas tercias; y mandovos, que las sal-, vedes para este ano primero que viene, porque no ,, ayan de venir por carta sobre esta razon, ni los Ar-, rendadores no pongan contrario alguno en el dicho "Privilegio. Las quales dichas tercias doy à la dicha ,, Capilla, en lugar de los dichos quarenta y ocho mil y , quatrocientos maravedis, poco, ò mucho lo que hu-, viere, à su aventura, segun dicho es. Y sobre esto ", mando à mi Chanciller, y à vos los mis Contadores "Mavores, y à los mis Notarios, y Escrivanos, que ,, estan à la tabla de los mis sellos, que libren, y sellen ", mis cartas, y mi Privilegio, los mas firmes, que en ,, esta razon fueren menester para dicha Capilla, y que ", le sea guardada esta merced, y limosna, que assi de , los dichos Arciprestazgos, y tercias de ellos, hago ,, al dicho Juan Martinez mi Capellan Mayor, que aora ,, es, para la dicha Capilla, en lugar de los dichos qua-, renta y ocho mil y quatrocientos maravedis, que assi , antes de esto de mi tenia en merced, y limosna cada. ,, año, como dicho es, y los otros Capellanes, que def-. ,, pues de el fueren, è non fagades endeal. Fecho en ,, Tordesillas, cinco dias del mes de Mayo, año del "Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo de mil y ", trecientos y noventa y siete anos. Yo Ruy Lopez lo , hice escrivir. Por mandado de nuestro Señor el Rey. "Yo el Rey. Registrada. E agora el dicho Juan Mar-,, tinez de Melgar, Capellan Mayor de la dicha Capi-,, lla, pidiòme por merced, que le confirmasse el dicho ,, alvala, y la merced en el contenida, y le mandasse ", dar mi carra de Privilegio sobre la dicha razon. E. Yo ,, viendo, que era servicio de Dios, y salud de las al-,, mas de los dichos Reyes, tuvelo por bien, y mando, ,, que les sea guardado en todo, segun, que en el dicho ,, mi alvala, que aqui es incorporado, se contiene; y, ", mando a qualquier Tesorero " è Recaudador, è Co-, gedor, ò Arrendador de las dichas tercias de los di-,, chos 5. 2. . .

449

chos Arciprestazgos, y à cada uno de ellos, que , agora son, ò seran de aqui adelante, que les den, y , paguen al dicho suan Martinez, Capellan, y à los ", otros Capellanes, que despues fueren de la dicha Ca-, pilla, ò al que lo huviere de recaudar por èl, ò por , ellos, todos los maravedis, y pan, que rentaren las ,, dichas tercias de los dichos Arciprestazgos, y de cada , uno de ellos. E otrosi, todos los maravedis, que ren-,, tare el dicho Arciprestazgo de Ocana, en la manera ,, que dicha es, ca mi merced, y voluntad es, que el ,, dicho Juan Martinez, Capellan mayor de la dicha ,, Capilla, y los otros Capellanes, que despues de èl fue-, ren, ayan, y cobren las dichas tercias de los dichos , Arciprestazgos, todo lo que rindieren, poco, ò mu-, cho, lo que en ellas huviere, aora, y de aqui adelan-, te perpetuamente, por juro de heredad, para siem-, pre jamàs. Y porque agora las dichas tercias, y mara-,, vedis ayan mas sin costa, y sin trabajo, è no ayan de ,, embiar en cada año por mi carta de libramiento, ni ,, de los mis Contadores, es mi merced, que sean puess, tos en salvo, è que se non arrienden aora, ni de aqui ,, adelante para siempre jamàs, sino que los dichos Ca-, pellanes las ayan para siempre jamas, en la manera ,, que dicha es. Y por quanto es servicio de Dios, y sa-, lud de las almas de los dichos Reyes, por esta carta de , Privilegio renuncio todo el juro, y señorio, y la pro-5, piedad, y tenencia, y possession, que Yo he hasta , aqui en las dichas tercias de los dichos Arciprestazgos, ,, y de cada uno de ellos, salvo el pan del dicho Arcipresi, tazgo de Ocaña, en la manera que dicha es. Y todo ,, lo otro sobredicho do , è hago merced , y limosna al ,, dicho Juan Martinez, mi Capellan mayor, y à los ", otros Capellanes, que despues de el fueren en la dicha "Capilla perpetuamente para agora, è para siempre ja-, mas en la manera que dicha es, ca por esta Carta de , Privilegio, ò por el traslado de el, signado de Escriva-, no publico, mando à los Jueces, y Alcaldes, y Al-,, guaciles, y à otros Oficiales qualesquier de las dichas ,, Villas de Illescas, y Canales, y Rodillas, y de Oca-5, na, y à todos los otros Alcaldes, Jurados, Jueces, Jus450 Libro quarto, Cap. 14!

,, ticias, Merinos, Alguaciles, Maestres de las Ordes ,, nes, Priores, Comendadores, è Subcomendadores, ,, Alcaldes de los Castillos, y Casas fuertes, y otros Ofi-"ciales, qualesquier de las Ciudades, Villas, y Luga-,, res de los mis Reynos, que agora son, ò seran de aqui ,, adelante, è à qualquier, è qualesquier de ellos, è à ,, qualquier mi Ballestero, ò Postero, que para esto fue-,, rellamado, que les ayuden en todo lo que hovieren ,, menester su ayuda en esta razon, en guisa que se cum-,, pla todo esto, que yo mando, segun que en esta car-,, ta de Privilegio se contiene. E por quanto es mi mer-", ced, y voluntad, que esta merced, que les Yo sago, ,, les sea valedera para siempre jamàs; suplicole à mi "Señor el Papa, y pidole por merced, que mande dàr ,, su carta de confirmacion, para que esta dicha mer-, ced , que Yo do , è fago , de todo lo que rindieren las ,, dichas tercias de los dichos Arciprestazgos, y de cada ,, uno de ellos, en la manera que dicha es, que sea guar-,, dada en todo tiempo, para siempre jamàs al dicho , Juan Martinez, Capellan, y à los otros Capellanes, , que por tiempo fueren en la dicha Capilla de aqui ,, adelante, segun que mas cumplidamente en esta mi ,, Carta de Privilegio se contiene. Y quiero, y tengo por , bien , que si en esta Carta de Privilegio ay algun del-, fallecimiento, assi en la sustancia, como en la solem-, nidad , que por esto no dexe de ser durable quanto ,, aqui se contiene, y guardado, y cumplido para siem-", pre jamàs, cà yo de mi poderio Real, assi ordinario; " como absoluto, qual mas libre, llenero, y cumplido "puede fer, y obrar en este caso, suplolo, y cumplolo, ,, y lo he por expresso, y especificado. E mando, que ,, esta mi Carta de Privilegio, y todo lo en ella contenido ,, vala, y fea firme, guardado, y cumplido para siem-, pre jamàs, bien assi como si las cosas aqui fallecidas, y , menguadas fuessen especialmente escritas, y nombradas. , Y sobre todo esto, en esta mi Carta de Privilegio con-, tenido, mando, y defiendo firmemente, que alguno; , ni algunos de qualquier ley, ò estado, ò condicion , que sean, no sean ossados, ni se atrevan de contrade: , cir, ni embargar, ni ir, ni passar, ni quebrantar en , alde los Reyes Nuevos de Toledo:

451

algun tiempo, ni por ninguna manera contra lo en ,, esta dicha mi Carta de Privilegio contenido, ni contra , parte de ello, ca à qualquier que lo hiciere, ò hicies-,, se, avrà la mi ira, y pecharme ha en pena por cada ,, vez que contra ello, ò contra parte de ello fueren, ò ,, passaren, seis mil maravedis para la mi Camara. Y se " alguno, ò algunos en esta pena cayeren, mando à mi , Procurador Fiscal, que se lo demande en mi nombre. ,, Y demàs de esto, mando, y tengo por bien, que pe-,, che en pena al dicho Juan Martinez, Capellan, y à ,, los otros Capellanes, que despues de el fueren por , tiempo en la dicha Capilla, ò al que por ellos los hu-,, viere de recaudar todas las cosas que sobre esta razon; ,, hicieren, y todo el dano, que por ende recibieren do-", blado; y si alguno, ò algunos de los dichos Oficiales, y , Consejos, y personas de los que aqui dichos son, ò de , otros qualquier que lo non quisieren guardar, y ha-,, cer, y cumplir las cosas, que en esta mi Carta de Pri-, vilegio se contienen, y algunas de ellas, do poder, y , mando al hombre, que esta mi Carta de Privilegio, ò ,, el traslado de ella, signado, como dicho es, les mos-, trare, que los emplace, que parezcan ante mi en la ,, mi Corte, los Consejos, y Comunidades, y Cabil-, dos, por sus Procuradores, y los Oficiales, y las otras , personas singulares personalmente, del dia que los , emplazare, si fuere aquende los Puertos, à nueve , dias, y si fuere allende los Puertos, à quince dias los , primeros figuientes, so la dicha pena à cada uno, à , decir por qual razon no cumplen mi mandado. Y de ,, como esta mi Carta de Privilegio vos fuere mostrada, ,, ò el traslado de ella, signado, como dicho es, è los ,, unos, y los otros la cumplieredes, mando so la dicha ,, pena à qualquier Escrivano publico, que para esto sucre , llamado, que de ende al que se la mostrare testimonio ,, signado con su signo, porque yo sepa en como se cum-,, pie mi mandado, y de esto mande dar al dicho Juan ; Martinez, Capellan, y à los otros, que despues de èl ,, fueren en la dicha Capilla, esta mi Carra de Privilegio, ,, escrita en pergamino de cuero, y sellada con mi sello , de plomo, pendiente en filos de seda. Dada en Tor-Ff 2

Libro quarto, Cap. 14: 452

;, desillas, veinte dias de Mayo, año del Nacimiento de (i) , nuestro Señor Jesu Christo de mil y trecientos y no-Efte Privile gio le confir-, venta y siete anos. Yo Pedro Gutierrez de Sepulmò despues , veda, la fice escrivir por mandado de nuestro Señor con mayores ,, el Rey. (i) fuerzas . Con tanta liberalidad como se ha visto, renovò, y Rey D. Juan el II. à 6. de

mejorò este Catholico Principe la renta de su Capilla, y Capellanes, renta tan sòlida, que ni la han desmorona-

do, ni desharan los siglos.

Junio, año de 1420. Y

para corroborarle, se su

plicò al Romano Pon-

tifice confir-

masse dichas

rentas, como consta de la

de 1479.

#### CAPITULO XV.

DE LA MUERTE LASTIMOSA DEL Don Enrique, con la de la Reyna Doña Cathalina,. y sus sepulchros.

Ingun humano discurso puede apear los Juicios Bula, que està en el Ar-Divinos. Son incomprehensibles, con que serà chivo, su dadesatino entrometerse à querer saber el por que, y co; ta en Roma mo Reyes, que goviernan mal, unos temerarios, otros à 6.de Enero crueles, otros distraidos, viven largos años? Triunfan con el poder, gozan de salud, y usan de la Magestad à su alvedrio? Y como los que son buenos; rectos, justicieros, honestos, y recogidos, se malogran à un cierzo de la muerte, y andan lo poco que viven dolientes, perseguidos, y arrastrados? Grandes moralidades ha dicho sobre este punto la piedad Christiana, y la natural Filosofia. Cifrase casi todo en lo que dixo Seneca, con ser un Gentil, en el Libro de Providencia: esto es, que no puede aver dos glorias; y que assi, à los que mas ama Dios, los exercita en esta vida en trabajos, les dá penas, dolores, persecuciones, dolencias, y desdichas, para que acrisolados assi, gocen despues la vida eterna. Pero à los que en este mundo gozan regalos, descansos, salud, y placeres, han de passar alla mucho quebranto. Consuelese, pues, con esto nuestro malogrado Rey, y confuelense todos los que lloraron, y sintieron su muerte. Desde su ninez sue ajustado, zeloso de la justicia, amador de la virtud, castigador de los vicios, y al tanto trabajado de los suyos, usurpadas fus

De los Reyes Nuevos de Toledo. 453

sus rentas, tan pobre al comenzar su govierno, que como yà vimos, no huvo tal vez quien le siasse una cena, y huvo de empeñar su capa: tan ensermo, tan doliente, que sueron raros los dias que gozaba de salud; y por sin, acabar la vida en lo mas slorido de su juventud, à manos de una traycion, y alevosía. Luego el dar Dios lugar à esto, no ay duda, sino que sue para premiarle, y darle

mejor Corona. Concluyamos, pues, su vida.

Teniendo noticia el Rey Moro de Granada de lo muy doliente que se hallaba el Rey Don Enrique, y de el descuido, que à causa de su dolencia tenian sus vassallos, pareciòle buena ocasion de no pagar las parias, y de quebrantar las treguas; Moro en fin, que no tienen Fe, ni palabra, sino es quando han menester la conveniencia. Acometiò, pues, por la parte del Reyno de Murcia, y trato con el Alcayde de Guadix, que acometiessen, y saqueassen la Villa de Carabaca. Tuvo-aviso de esto el Governador : diò cuenta à la Ciudad de Murcia, que juntando sus milicias, partiò al punto à dàr socorro. Quando el Moro lo sintiò, se bolviò la tierra adentro, y tratò de hacer el tiro por otra parte. Acometiò à la Ciudad de Bacza, y à la Villa de Quesada; pero le rechazaron valerosamente Don Pedro Manrique, Adelantado de la Andalucia, y Diego Sanchez de Benavides, Caudillo mayor de el Obispado de Jaen, que se hallaban en Ubeda, juntandoseles el Mariscal Juan de Herrera, Alonso Davalos, y Garci Alvarez Osforio, que estaban en la Ciu; dad de Baeza. Diòse la batalla en un alto, que llaman los Callejares, en que quedaron los Moros vencidos, degollados muchos, y el bagage, y municion por de los nuestros. Con todo hizo triste la victoria la falta de quatro valientes, quanto ilustres Capitanes, que sueron el Mariscal Juan de Herrera, Alonso Davalos, sobrino de el Condestable, y Martin Sanchez de Roxas, Señor de Monzòn, y Garci Alvarez Ossorio.

Estas nuevas tristes, aunque con victoria, y la insolencia, è infidelidad del Barbaro, inquietaron grandemente el animo à nuestro Rey, que à la sazon se hallas ba en Madrid; y aunque su dolencia le traia à mal traer, echò, como si dixeramos, à un lado el cuidar de su

Ff 3

2=

454 Libro quarto, Cap. 15.

salud, y cuidò con bravos brios de acudir al bien comun. Tomò tan à pechos el castigar al Moro, y destruirle, y. acabarle de una vez, que quizà esto le mato, ò le mataron por esto. El aparato, y prevencion de guerra, que mandò que se hiciesse, fue de los mayores, que se juntaron jamàs contra Granada. Despachò sus cartas à todas las Ciudades de su Corona, dandoles razon de lo conveniente, que era castigar la desverguenza de el Granadino, y aver quebrado los tratos: que como à enemigo de la Fè, le queria hacer guerra por mar, y tierra, y quitar yà de España este padrastro, y esta ladronera de Infieles advenedizos. Que para ello era menester mucha gente, y gran dinero: que se juntassen en Toledo à Cortes para tratar, y proveer todo lo necessario. Este era el resumen de la orden. Publicose por todo el Reyno la guerra, con tal estruendo, y aparato de caxas, de trompetas, y clarines, y tomando todos con tanto gusto las armas, que llegando la fama, y el ruido à los Palacios de Granada, se llenò el Moro de espanto, y comenzò rambien à apercibirse : previno sus fronteras con valiente Morisma, y hizose de la mas gente que pudo; pero què sabemos si fue su mayor pertrecho valerse de la traycion? que sabemos si fue causa este Barbarode dar muerte à nuestro Rey, para librarse de tanto tropel de armas, como miraba encima? por congetura lovendo, pienselo bien el curioso, y verà, que no voy suera del caso. Pregunto: con la muerte de nuestro Rey, no fe desbaratò toda la guerra, y quedò el Moro sossegado, v libre? Sì. No fue el Medico de nuestro Rey, Judio de Nacion, llamado Don Mayr, quien confesso en el potro, atormentado por otra maldad, que el avia muerto al. Rey? Assi dicen que passò. Declarò el motivo que tuvo: para esta alevosia? No lo dicen. El Moro, y el Judio nofon igualmente enemigos de los Christianos? No tiene duda. Matar el Medico al Rey, no fue quando estaba el Rey juntando todas sus suerzas en Toledo contra el Moro? Esso es cierto. Pues mirese si mi congetura se puede sacar por verdadera consequencia, de que este infame Judio, ò sobornado del Moro, ò por complacerle, por ser de su raza, intentò la alevosia. En sin, suesse por

de los Reyes Nuevos de Toledo.

455

este camino, ò suesse acaso, al tiempo que con el mayor fervor juntaba el Rey sus Cortes en Toledo, aviendo venido à ellas de Madrid, se suc agravando de tal modo la dolencia, que no fue possible assistir personalmente. Diò sus veces al Infante Don Fernando su hermano, que las presidiò, y concluyò, acudiendo los Reynos con un millon de oro para la guerra: servicio muy señalado, y mas en aquel tiempo, que importaba un millon mas que aora siete. Por evitar el estruendo, y ruido del concurso, no estuvo el Rey en el Alcazar. Aposentose en las Casas del Señor de Pinto (que oy es ya Marquès de Caracena) Carrillo de Toledo su apellido, y que entre sus muchos blasones puede estampar este de aver sido sus Casas hospicio de el Rey mas temido, y justiciero que tuvo Castilla, y theatro, donde acabando la vida, subiò à descansar su alma. En estas Casas, pues, aunque la enfermedad le acosaba mucho, le iba acabando mas la alevosìa, y traycion de quien en vez de curarle, le agravaba la dolencia. Quando assi el Rey, como toda la Corte, Grandes, y Prelados, y el Pueblo todo, que estaban a la mira, ponian sus esperanzas, y mas el doliente, en el Medico Mayr, que le curaba, el mal Judio, alevoso, y infiel, le aplicaba por pocimas veneno, (que maldad!) y le iba matando poco à poco por sus puntos. O Reyes de la tierra! què importa vuestra soberania? Què vuestra potencia, si no os podeis librar de un alevoso? Conoció yà el Rey que se moria: pidiò, y recibiò con suma devocion los Santos Sacramentos : desnudose de la purpura, y Corona: dispuso su ultima voluntad à los veinte y quatro de Diciembre, dexando, y nombrando por successor, y heredero de su Corona, y Reynos al Principe Don Juan su hijo, niño de veinte y dos meses; y por Governadores à la Reyna Dona Cathalina su muger, y al Infante Don Fernando su hermano: por sus Albaceas al Condestable Don Ruy Lopez Davalos, y à Don Pablo, Obispo de Cartagena. Dia de la Natividad de nuestro Señor Jesu Christo por la manana, viendose mas agravado, se encomendo à Dios con mayores veras, si bien manisestando la pena, y el dolor que llevaba de dexar al Principe en la cuna. Adivinò las tempestades de discordiae, y mudan-Ff 4

456 Libro quarto, Cap. 15.

danzas que le amenazaban. Con este dolor muriò à la hora de Prima, assistido, y rodeado el lecho de muchos, y fantos Religiosos, que con oraciones, y plegarias pedian à Dios, que encaminasse su alma al descanso de los Justos. Fue el año de mil y quatrocientos y seis, y en el veinte y siete de su edad, aviendo reynado poco mas de diez y seis. Parece que sue prodigio, y señal de predestinacion, nacer, y morir este gran Rey en dias tan señalados. Nacer en dia que murio San Francisco, Christo de sayal llagado, y morir el dia que nació Dios, Christo Divino. Dia en que passò San Francisco à gozar bienes eternos, nace el Rey Don Enrique à gozar Reynos humanos; y dia en que naciò el Rey del Cielo à passar calamidades, muere, y passa el Rey Enrique à gozar Reynos Celestes. Orra maravilla, que con su nacimiento, y con su muerte, parece que quiso honrar à ambas Castillas, Vieja, y Nueva; pero la Nueva le llevò mas el afecto, por anadir esta particularidad al tymbre de Rey Nuevo. A Burgos tomò por cuna, y à Toledo por delcanso, eligiendo en ella su sepulcro; y es constante, que en el sepulcro descansa siempre un cuerpo, aunque estè muerto, (como dan testimonio rodos los Epitasios) no en la cuna, aunque este vivo, pues està siempre expuesto à los baybenes. Como Rey tan christiano; parece que imitò en esto à Jesu Christo: pues al modo que su Divina Magestad eligio à Belen para nacer, Ciudad mas antigua, y solàr viejo de todos sus mayores; y à Jerusalèn para morir, y sepultarse, Ciudad mas rica, y mas nueva: Assi parece que nuestro Rey Don Enrique quiso nacer en Burgos, Ciudad anrigua, y rancia muy noble, primer solàr de todas las Coronas Castellanas, y morir en Toledo, Ciudad, y Cabeza del nuevo Imperio Español; y Archivo de Noblezas. Repartiò su afecto en ambas : à Burgos diò las primicias de su nacimiento; pero à Toledo la dexò por juro de heredad las reliquias de su cuerpo, huessos, y cenizas. En fin, en Burgos quiso vivir, y en Toledo descansar.

Celebraronsele las Exequias, y dieronle sepultura con todo el aparato de pompa suneral, que puede imaginarse. A su Entierro assistieron todo el nobilissimo

Car

de los Reyes Nuevos-de Toledo.

Cabildo, toda la Cindad, Clerecia, Parroquias, y Religiones, muchos Obispos, Grandes, y Señores, con todo el comun gentio, arrastrando luto, hechos à la tristeza, y derramando lagrimas. Fue enterrado con el Habito de San Francisco (de quien fue muy devoto, por aver nacido en su dia, ordenandolo èl assi en su Testamento) en su Real Capilla de los Reyes Nuevos, con sus abuelos, y padres. En su sepulcro se gravò un Epitafio, que dice de esta suerte:

Aqui yace el muy temido, è fusticiero Rey Don Enrique, de duice memoria, que Dios de su santo Parayso, hijo del Catholico Rey D. Juan, nieto del noble Cavallero Rey Don Enrique: en diez y seis años, que reynò, fue Castilla temida, y bonrada. Naciò en Burgos dia de San Francisco: muriò dia de Natividad en Toledo, yendo à la guerra de los Moros con nobles del Reyno. Finò año del Señor de mil y quatrocientos y feis años.

Advierto, que la fecha del ano està errada en el Epitafio, que está oy en la Capilla, y en los trasuntos que han facado de el los Chronistas, (K) que no han reparado en ello; porque dice, que muriò el año de mil quatrocientos y siete, y no sue sino el de mil quatrocientos y seis, del modo que và aqui puesto. Y es el caso, que como murio à ultimos de Diciembre, contaron aquel año por cumplido, sin reparar, que aunque muriera el ultimo dia de Diciembre, se ha de decir de aquel ano, y no zalez Davi-

del siguiente.

Con las lagrimas, y dolor que quedaria la Reyna Doña Cathalina con la perdida, y en tan temprana edad de su querido consorte, el Principe su hijo niño de veinte y dos meses, el Moro de Granada dando guerra, los arbitrios de las Cortes/sin efecto, casi todos los Grandes ladeados à fu cuñado, y aun queriendo hacerle Rey: ella muger, viuda, y sola, con tantos cuidados, y desdichas juntas, considerese del modo que estaria. El mayor tèmor le quitò la modestia, y singular nobleza del Infante, pues no quiso la Corona: antes bien preguntado, que quien avia de ser Rey en tanta soledad, como quedaba

(K) Doct. Blas Ortiz, in Descriptio -ne Templi Toletani, c. 21.Gil Gonla, ubi sup. cap.87.

Libro quarto, Cap. 15. 458

Castilla, dixo à grito herido, tomando al sobrino entre fus brazos: Quien ha de ser Rey, sino mi sobrino? Palabra, y accion, con que atordiò, y desvaneciò los animos de todos los que querian lisongearle, y darle el cetro. Este nublado, esta tempestad, sue la primera que temiò amenazada sobre la cabeza de su hijo esta gran Reyna. En once años y medio, que fue Governadora, que trabajos? què calamidades no passò? què sustos? què miedos? què sobresaltos no tenia cada dia con las cizañas, que entre ella, y el Infante movian los malcontentos? Finalmente, muriò en Valladolid de edad de cinquenta años, à dos de Junio del año de mil y quatrocientos y diez y ocho. Mandò enterrarse en Toledo en la Capilla Real de los Reyes Nuevos, junto al Altar de Santiago, al lado del Evangelio, y al de su marido el Rey Don Enrique, que estaba à la otra vanda, para venir à tenerle à la mano derecha, al modo que estaban los otros Reyes. Fundò en dicho Altar ocho Capellanias, y una mayor, con renta para aquellos tiempos suficiente, mas para estos cosa poca, por cuya causa, y porque esta pia memoria estuviesse decorada, sacò el Rey Felipe Segundo, con Breve de su Santidad, trecientos ducados para cada Capellan, de la renta que tiran los de los Reyes Nuevos. Depositose el cuerpo de la Reyna en la Iglesia de Valladolid, de donde fue trasladado el año figuiente à Toledo à la Real Capilla, en la parte donde mandò enterrarse. Pusosele un Epitafio, que dice:

Aqui vace la muy Catholica, y esclarecida Señora Reyna Dona Cathalina de Castilla, y Leon, muger del muy temido Rey Don Enrique, madre del muy poderoso Rey Don Juan , su Tutora , y Regidora de sus Reynos , hija del muy noble Principe Don Juan, primogenito del Rey de Inglaterra, Duque de Guiana, y Alencastre, y de la Infanta Doña Constanza, primogenita, y heredera de los Reynos de Castilla, Duquesa de Alencastre, nieta de los Justicieros Reyes el Rey Duarte de Inglaterra, y el Rey D. Pedro de Castilla, por lo qual es paz, y concordia, puesta para siempre. Esta Señora finò en Valladolid en dos dias con esto he de Junio de mil quatrocientos y diez y ocho años. Fue traslada aqui Domingo diez de Septiembre de mil quatrocien-CA-

Juzgo, que cumplido.

tos y diez y nueve años.

#### CAPITULO XVI.

EN QUE SE TRATA DEL ESTATUTO de limpieza de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo, y las causas, y motivos,. que para ello huvo.

T/A que avemos tratado largamente de quienes fue-Y ron los Reyes Nuevos, que yacen sepultados en su Real Capilla de la Santa Iglesia de Toledo, sus hechos, sus hazañas, sus virtudes; yà que hemos referido, que fueron los Fundadores, è Instituidores de ran ilustre memoria, Don Enrique el Segundo, que fue quien hizo la fabrica, y ordeno, que huviesse. Capellanes; Don Juan su hijo, que instituyo, y doto las veinte y seis Capellanias; y. Don Enrique su nieto, que les mejorò las rentas; yà que esto queda sabido, razon serà, que digamos por corona de esta obra la calidad de limpieza, que oy sus Capellanes gozan, y el motivo que tuvieron para decorarse con tan primoroso timbre, determinaron: Que no se admitiesse por compañero yà à nadie, menos que no pre- Suma del Essentasse prueba, y testimonio de limpieza; que siendo de tatuto. generacion de Moros, ò fudios, ò teniendo raza de ellos, pudiessen despedirle, que con esto quedaria la Capilla decorada, respetados sus Capellanes, honrados, estimados, y aplaudidos.

Casados con este parecer casi todos, ò los mas, siendo Capellan Mayor Don Pedro Manrique, Obispo de Ciudad-Rodrigo, y su Lugar-Teniente el Bachiller Diego de Herrera, se juntaron en su Cabildo un Domingo diez y seis dias de Octubre del ano de mil y quinientos y treinta (llamados con cedula ante diem del modo que se acostumbra en casos graves.) y hicieron!, y establecieron el Estatuto de limpieza, que en suma contiene lo que queda referido; jurando fobre los Santos Evangelios. por sic, y por fus sucessores de observarlo, guardarlo, y cumplirlo, como en el se contiene, imponiendose sobre hacer lo contrario graves penas, y suplicando á su San-

tidad, que lo confirmasse...:

Aviendose, pues, propuesto en el Cabildo el dicho Estatuto, y la causa que lo avia motivado, anadieron los que estaban zelosos, y ganosos, otro motivo no menos grave, para que le abrazassen todos, y nadie lo resistiesse; y sue traer à la memoria las desgraciadas muertes de los esclarecidos, y famosos Reyes, Fundadores de la Real Capilla; pues como queda referido largamente en sus lugares, las dos de ellas sueron causadas por la malicia, y maldad de esta canalla de Moros, y Judios. El Rey Don Enrique el Segundo, primero Fundador, muriò del veneno, que en aquellos borceguies le diò un Moro, fingiendofe fugitivo del Rey Mahomad de Granada, y era embiado por el para la traycion, temeroso de que bolviesse las armas contra su Morisma. Don Enrique el Tercero, llamado el Doliente, muriò atoligado del Medico, que le curaba, mal Judio, llamado Don Mayr, como lo confesso èl mismo. Por cierco en mi sentir, que quando no haviera otras cosas, ni razones, que honestassen el pretexto, bastaba esto solo para hacer mil Estatutos, que assi dice el refran : Que por unos pierden otros, en ningun caso se ajusta mejor que aqui, que aunque ay mny buenos conversos, como lo fueron Don Pablo de Cartagena, sus hijos, y otros muchos, no es razon, que entre à Capellan Real el que traxere origen, à tuviere alguna sangre de la que matò à sus Reyes.

No obstante esto, en el Cabildo huvo Capellanes, que contradixeron el dicho Estatuto. Alegaron razones para ello, de que era afrenta para los presentes, que entràran otros purgados con la prueba, y testimonio, y que pisdieran decirles, mejor soy yo que no vos. Que era tambien en deservicio de Dios, pues muchos de aquella Nacion no se convertirian, viendo que à los convertidos los dexaban en este modo afrentados. Estas, y otras razones alegaron los de este sentir; pero como la mayor patte estaban hechos una piña, y tenian seguro el juego, pidieron, que se votasse. Tomaronse los votos, y de veinte y dos Capellanes, que se hallaron presentes, votaron los quince en favor del Estatuto, que sueron: Juan Fernandez, Francisco Polentinos, Alonso Ruiz, Pedro Gaitán, Pedro de Esquivèl, el Bachillèr Ontiveros, Juan

Se-

Sedeno, el Bachiller Juan Romero de Herrera, Martin de Paredes, Alonso de Avila, Alva Gutierrez de Torres, Fernan Alonso de Tovar, el Doctor Paniagua, Diego de Herrera, Lugar-Teniente de Capellan Mayor, Joanes de Abribar. De tres que estaban escusados por ensermos, lo aprobaron los dos, que fueron el Canonigo Juan Ruiz, y Pedro Fernandez: el otro estuvo neutral.(1)

Poco importò la contradicion, quando por mas de las dos partes del Cabildo se aprobò dicho Estatuto por cofa fantissima; y assi, luego al instante para corroborarle, y darle fuerzas, se fue à la Señora Emperatriz (que por ausencia del Emperador Don Carlos su marido, governaba estos Reynos) suplicandola mandasse, que los Señores del Consejo viessen el dicho Estatuto, y que su Magestad se sirviesse de aprobarle. Hallabase la Emperatriz en aquella sazon en Medina del Campo, donde con vista, y parecer de su Consejo, le confirmò, y aprobò unitatis. en ocho de Diciembre del año de mil y quinientos y treinta y uno. Luego incontinenti despacharon à Roma à la Santidad de Clemente Septimo, para que interpusiesse su autoridad, y expidiesse Bula Apostolica, confirmandole, y aprobandole de la misma suerce. Consta esta aprobacion de un processo sulminado sobre dicha Bula, que està en el Archivo de la Real Capilla.

Contentos, y gozosos passaban los Capellanes con su Estatuto, quando à pocos años repararon, y cayeron en un grave inconveniente, qual era, que como al Capellan nombrado no se le pedia mas de que traxesse testimonio de su limpieza, podria el hacer la información à su voluntad, y de oro, y azul, como dicen, por mas razas que tuviesse; con lo qual, el fin principal del dicho Estatuto, venia à quedar frustrado. Para reparar, pues, esto, acordaron, que de alli adelante (quedando las demas cosas en su fuerza) se enmendasse aquella particula; ridad; de forma, que no fuesse de valor el restimonio; ò prueba de limpieza, que presentasse el Capellan, sino que las pruebas se hiciessen por parte de la Capilla, y à costa del nombrado, ò proveido; y para esto tuviesse el al obligacion de presentar en la Capilla su genealogia de

(1)Los que lo contradixer& alegaron fus caufas , y razones, con la opinion | el Burgenfe, que escriviò contra losEftatutos, el Defensorium Catholicae

padres, y abuelos, paternos, y maternos, y sus natura: lezas, y vecindades, que es lo mismo que se estila en los Colegios Mayores de Salamanca, y Alcalà. Con este acuerdo bolvieron à despachar à Roma à suplicar al Papa Paulo Tercero (que entonces tenia la Silla) que les confirmasse dicho Estatuto con las tales condiciones. Aprobòlo, y confirmòlo como lo pedian, y en razon de ello expidiò su Bula Apostolica, su data en Roma à catorce de Octubre del año de mil quinientos y quarenta y siere, y tercero de su Pontificado. Y para la execucion expidiò la Bula (que llaman rigurosa) comerida al Vicario de Toledo, y al Arcediano de Madrid, haciendolos Jueces conservadores de todo lo contenido. Estas Bulas se guardan con suma veneracion en el Archivo de dicha Real Capilla, en una caxa de plata primorofa.

Assimismo se acudiò al Emperador, que estaba en Augusta, para que aprobasse, y confirmasse el dicho Estatuto con las condiciones anadidas. Confirmòlo à once de Febrero de mil quinientos y quarenta y ocho. El Rey Felipe Segundo lo aprobò, y confirmò de la misma suerte en Toledo, à quince de Mayo de mil quinientos y sesenta y uno. Suplicosele tambien por parte de la Capilla, que se estendiessen las calidades del Estatuto al Capellan Mayor, que huviesse de ser, y al Sacristan, guardas, y porteros. Y que para que la persona que huviesse de ir à hacer las pruebas, pudiesse hacerias mas cumplidamente, concediesse su Magestad su Real provision, para poder compeler, y apremiar à los testigos. Concediòlo todo del

modo que se pidiò.

Esta, pues, es la corona, el mayor blason, y timbre de esta Real Capilla, no la autoridad del puesto, no lo gruesso de sus rentas. Fue emulacion, y grande de muchos Ara zobispos de Toledo, que aunque intentaron hacer un Estatuto semejante para los Prebendados de su Santa Iglesia, no pudieron conseguirlo, quales fueron Don Alonso Carrillo, Don Alonso de Fonseca, y Don Juan de Tavera, hombres grandes todos tres. Solo el Cardenal Don Juan Martinez Siliceo se apropriò esta gloria, valiendose del gran Felipe Segundo, de quien sue Maestro. Estableciòle, pues, en su tiempo veinte anos despues del de la Real Ca-Dilla-

#### CAPITULO XVII.

EN QUE SE. HACE UN EPILOGO, y breve refumen de las Constituciones, mandatos, reglas, y govierno de la Real Capilla.

POR aver un libro impresso con Capitulos, y Adicciones del govierno, y Ordenanzas, que observa la Real Capilla de Toledo, no cansarc à mis Lectores, y mas en materia, que es de poco jugo. Por este respeto pondrè con brevedad lo que quiza gustarà de saber algun curioso. Muchas Constituciones ha tenido la Capilla desde su fundacion, que por las mudanzas de los tiempos se han ido enmendando, añadiendo, y reformando. Y assi, las mas modernas que oy se guardan, son las que, como digo, andan impressas, que se hicieron à los principios del Reynado del Emperador Carlos Quinto, por Don Luis Baca, Obispo de Canaria, Visitador nombrado por su Magestad de dicha Capilla, con las Adicciones, que en tiempo del Rey Felipe Segundo, se anotaron, y anadieron por el Licenciado Francisco Rades de Andrada, Administrador del Colegio de las Doncellas de la Ciudad de Toledo, por comission, que tuvo para ello de su Magestad.

Primeramente, considerando à la excelencia de los esclarecidos Reyes, que sundaron, y dotaron la dicha Capilla con tan gruessas rentas, y à la autoridad tan grande con que està ilustrada, se ordena, que se suplique à su Magestad, y à los demàs Reyes, que succedieren, provean siempre de tal Capellan Mayor, que sea persona merecedora de serlo, de buena vida, y costumbres, Sacerdote, y que resida en la dicha Capilla, consorme à la voluntad de los Fundadores. Este requisito, y tan esfencial de la residencia, està interpretado, y tolerado muchas veces por los Reyes, dando permiso, para que estando el tal Capellan Mayor en su servicio, se escuse de

residencia.

Al comar la possession qualquier Capellan, que fue-

464 · Libro quarto, Cap. 17:

re proveido, hace juramento solemne sobre los Santos Evangelios, puesto en un Altar un Missal con una Cruz, y dos velas encendidas, y en presencia de toda la Cappilla, diciendo, y prometiendo, que guardará las Constituciones, usos, y costumbres de dicha Capilla, en todo, y por todo, como en ellas se contiene: Que no se opondrá jamás directe, ni indirecte á los demás Capellanes, ni hará conventiculos, ni conspiraciones contra ellos: Que no revelará à nadie los juramentos, y secretos, que se sucre encargados: Que mirará por la utilidad, y honra de dicha Capilla; y que evitará todos los daños, y perjuicios, que se le pudieren seguir.

Observase entre los Capellanes mucha paz, y concordia, mucha veneración, y cortesia; pero si acaso se llegasse à decir uno à otro alguna injuria, se ha de reconciliar antes que celebre, en publico; ò en secreto, consorme se hizo la osensa. Nombranse cada año sus Visitadores de las personas mas decoradas, y honestas, para que juntamente con el Capellan Mayor enmienden, y corri-

jan, si hallaren algun defecto.

Los Oficios Divinos, Miss, y Nocurnos, se dicen con mucha gravedad, y devocion, con mucho silencio, con grande autoridad, y con gran decoro. La Missa de Prima, que es de Nuestra Señora, se dice cantada al punto de las ochode la mañana; y en acabando, se canta consea cutivamente la de Requiem, que es la que llaman de Tercia. Antiguamente, segun la fundacion, se decia la Missa de Nuestra Señora al reir del Alva. Dixose assi por largos años, hasta el tiempo del Emperador Carlos Quinto, que por evitar algunos inconvenientes, è incomodidades de los Capellanes, que para assistir à aquella hora solian levantarse à media noche, y estarse desvelados, y adolescer muchos de las tales madrugradas, y otros fingirse enfermos, por no madrugar tanto. Por evitar, pues, · todo esto, se dispuso, que esta Missa se dixesse despues del toque de la campana de Prima, aviendo dicho primero su Missa los Capellanes de la Reyna Doña Cathalina. Despues en tiempo de Felipe Segundo, se determinò, que se divesse en dando el Relox las ocho, que es lo que oy se observa. Miens

De los Reyes Nuevos de Toledo. 465

Mientras que se dicen las dos Missas Cantadas, la de Nuestra Señora, y la de Requiem (salvo que los Domingos, y Ficstas de guardar, no se dice Cantada mas que la de Nuestra Señora, y en el interin en otro Altar Rezada la de Requiem) assisten todos los Capellanes à dos Coros con sobrepellices, y caídas las mangas, y en pie desde el Prefacio, hasta aver consumido. Assisten assimismo à las puertas de la reja de la Capilla dos guardas, ò Maceros, vestidos con sus cotas de terciopelo carmesì, bordadas en ellas por una, y otra parte las Armas Readles, Leones, y Castillos, con sus mazas de plata al ombro, y gorras de terciopelo en las manos. De la misma suerte assisten por las tardes mientras se canta el Nocturno.

Toda la obligacion, y residencia de los Capellanes, no es mas que assistir por las massanas à estas dos Missas, y à un Nocturno por las tardes. Trabajo, y carga pequesa para la renta que gozan. Estan essemptos por Privilegios Reales, y Pontificios, de acudir à funcion ninguna del Cabildo de la Santa Iglesia, à Actos, ni à Processio-

nes, aunque sea la del Corpus.

Sirvese la Real Capilla con grande autoridad, mucho asseo, y gran limpieza. Ay un Sacristan Mayor con seis mozos de Coro, que le sirven. Estos vestidos de sus ropas coloradas, y sobrepellices, assisten al Altar, y à los Oficios. Luego ayudan à las Missas Rezadas, porque en la Capilla nadie puede ayudar à Missa, aunque sean criados del mismo Capellan, y aunque sean ordenados, menos que este con sobrepelliz; y nadie, si no son los Capellanes, pueden decir Missa en la Capilla, por persona grande, y decorada que sea. Y es cosa muy de notar, y ver, que todos los Capellanes igualmente se han de revestir unos mismos Ornamentos, del color que usa la Iglesia, sin que aun un Amito lleve uno mejor que otroz Hanse de revestir teniendo puestas debaxo sobrepellices; y nunca de otra forma, porque fuera multado quien lo hiciera de otra suerte. Tiene la Capilla muchos juegos de Ornamentos, para todas las festividades, y para todos tiempos. Cada uno sirve à cinco Altares; los mas ordinarios, y de todos colores, son muy ricos. Para las Fiestas Solemnes los tiene primorosos. Todo el servicio para todos  $G_{\mathbb{S}}$ 

466 Libro quarto, Cap. 18. 3

dos los Altares, es de plata, y todas piezas muy ricas, Cruces, candeleros, atriles, falvillas, vinageras, hostiarios, portapaces, campanillas. Ay nueve blandones de plata muy gruessos, y ricos. Los quatro que sirven para los dos lados del Altar mayor, en que arden quatro cirios mientras las Missas Cantadas, y Nocturnos. Los otros cinco para enfrente de cada Altar el suyo, donde al tiempo de decir Sanctus, pone el Acolito una hacha, que saca encendida de la Sacristia, y arde alli hasta que ha consumido el Sacerdote. Toda la cera que se gasta en la Capilla es blanca, y la mejor que ser puede, todo demás servicio muy lucido.

Cada Capellan tiene obligacion à decir cada semana quatro Missas rezadas por las Animas de los Reyes.
Desde el Rey Don Juan el Segundo se reduxeron à este
numero: que por la fundacion del Rey Don Juan el Primero, estaban obligados los Capellanes à decir una Missa
todos los dias del año. Reduxolas à cinco el Arzobispo
Don Pedro Tenorio, con autoridad del Rey Don Enrique el Doliente. Despues el Arzobispo Don Juan de
Contreras, con autoridad del Rey Don Juan el Segundo, las baxò à quatro; y en este numero perseveran

hasta oy.

Todas las Missas se han de decir dentro de la Capilla, y ninguno las puede decir por otro, salvo las que sue len repartirse de saltas. Ay entre año mas de cinquenta dias, que llaman de gracia, que son las sestividades mas solemnes, en las quales no se dicen las Missas cantadas, ni ay assistencia, y se gana lo mismo que si la huviera. Los que estàn ensermos, y impedidos, ganan la renta por entero, como si assistieran, y dixeran Missa. Los que se ausentaren por tiempo de peste, quando la Santa Iglessa diere licencia à sus Prebendados para ello, ganan toda la renta de la misma suerte; y para en este caso tienen privilegio de su Magestad, para que à todas las partes que llegaren, les dèn hospicio, y sustento por su dienero, sin negarles cosa alguna.

Tienen los Capellanes noventa dias de recreacion, que se les conceden por tercios, treinta dias en cada quatro meses; y quando se ausentan suera del Arzobispado,

pue-

467

pueden toma: sesenta dias juntos, que es lo que llaman continuacion; y segun costumbre antigua, es gracia de la Capilla concederles los noventa dias juntos, à los que assi vàn lexos, ò à su patria, y algunos ignoran esto. (m)

El Capellan Mayor tiene, y goza de muchas preeminencias. Tiene en el Coro, y Cabildos de la Real Capilla el primer lugar, aunque suceda aver Capellan mas ilustre, como suele aver hijo de algun Señor, ò constituido en mayor dignidad que el, como algun Obispo, de que ay exemplar en la Capilla.

Es quien pregunta, y quien retume los votos, y pareceres en Cabildo, y su voto ha de ser el ultimo, pero el

mas preeminente.

Quando muere algun Capellan fuera de Toledo, se le hacen en la Capilla sus honras, por los Capellanes presentes, de la misma forma que si huviera fallecido en la Ciudad. Dicesele el primer dia su Missa, y Vigilia, y los nueve dias figuientes por tarde, y mañana, despues de los Oficios su responso, y al noveno dia una Vigilia, la tarde antes, y el dia siguiente una Missa Cantada con Diaconos. Dasele à cada Capellan una vela de à libra de cera blanca, y dos al Capellan Mayor, y cada uno ha de decir una Missa por la Anima del difunto; el qual, si tiene de que pagar esta cera, se gasta de sus bienes; si no tiene, es à costa de la Capilla. Si falleciere dentro de Toledo, avisa el Escrivano con una de las guardas à todos los Capellanes, para que vayan, y assistan à su entierro, sin escufarse ninguno, so pena de perder la renta de un dia, que fon tres puntos. Antes de sacar el cuerpo và à su casa toda la Capilla; ponense sobrepellices, y con gran solem nidad le dicen, y cantan un Nocturno. Al entierro le van acompañando todos con manteo, y bonete, con una vela de à libra de cera blanca cada uno. Vàn en forma de Capilla con sus Maceros delante; y mientras se hace el entierro por el Cabildo de los Beneficiados, y le cantan una Vigilia, estàn sentados en escaños por su antiguedad, y orden.

Ha avido siempre, y ay en esta Real Capilla personas muy decoradas, y nobles, hijos de Señores, grandes Cavalleros, muchos Abitos, Inquisidores, Canonigos, Gg 2 Dig-

(m) Vease à Diego Vazquez, ubi supr. en las Adicciones à la Costitucion 11. 468 Libro quarto, Cap. 17.

Dignidades, Cathedraticos, Colegiales Mayotes, famofos sugetos, Theologos, y Letrados. Han salido, y salen cada dia muchos para Obispos. En cosa de un año han salido laureados dos excelentes sugetos, el señor Don Ambrosio Ignacio de Espinola y Guzman, hijo legitimo del Marques de Leganes, al Obispado de Oviedo; y el senor Don Antonio Fernandez del Campo, à la Mitra de Tuy.

Todos los Capellanes Mayores, que han sido hasta oy, han estimado en mas dicha Capellanía, que grandes Obispados, y esto aun sin tener la presentación, que quando la tenian, ninguno trocara el puesto por el mejor Obispado. Hare un Catalogo de ellos, con que cerrare el ca-

pitulo.

#### CATALOGO, Y MEMORIA DE LOS CAPELLANES Mayores, que ha tenido la Real Capilla de los Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo.

I L primero sue Martin Ruiz, Dean de la Santa Iglesia de Toledo, y nombrado por el Fundador el Rey Don Juan el Primero de Castilla. No se sabe de donde sue natural, ni de què linage: mas pues era Dean de Toledo, prendas bastantes tendria.

2 Juan Martinez de Melgar, Capellan de la Reyna Doña Beatriz, segunda muger del Rey Don Juan el Primero. No se dice de su naturaleza; pero por el apellido, se presume seria de Melgar, un Pueblo cerca de

Burgos.

3 Don Fernando Diaz de Toledo, natural de dicha Ciudad, Arcediano de Niebla, y de Algecira, Canonigo de Toledo, y del Confejo Real. Fue quien trabajo mucho, para que quedara la Capilla con el pan de las tercias, à pesar de oposiciones. Yace sepultado en la Capilla de San Juan, sita en la Sansa Iglesia, entierro suyo.

4 Don Alonso de Luna, Arcediano de Niebla, y Abad de Covarrubias. No se sabe de su naturaleza, ni si sue deudo del Condestable Don Alvaro de Luna, que era

en su tiempo quien lo mandaba todo.

Don

7 Don Pedro Garcia de Huete, que se presume sez ria natural de aquella Ciudad; hombre de importancia; pues fue promovido al Obispado de Osma el año de mil quatrocientos y cinquenta y quatro.

6 Arias Diaz de Rivadeneyra, Canonigo de Cordova, ay presuncion sue de Toledo; yace sepultado en San Pedro Martyr, y la Capilla le hace cada año Ani-

versario.

7 Don Juan Salcedo, Canonigo de Toledo, y Arcediano de Alcaraz, nasural de Ciudad-Real, enterrôse en su Capilla de nuestra Señora de la Concepcion; y la Capilla le hace cada año fiesta de la tal festividad, y un Aniversario.

Don Francisco Malpartida, del Consejo de los Reyes Catholicos, natural de aquel Lugarillo junto à

Plasencia, llamado Malpartida.

9 Don Francisco de Herrera, Canonigo de Toledo, y Vicario, natural de dicha Ciudad. Tuvo un hermano, y un sobrino Capellanes de esta Capilla, y èl fue

promovido al Arzobispado de Granada.

ro El señor Don Pedro Manrique, natural de la Cafa de Aguilar de Campo, hermano de Don Juan Fernandez Manrique, Marquès de Aguilar, y Conde de Caltaneda, Embaxador en Roma por el Emperador Carlos Quinto. Hicieronle Obispo de Ciudad-Rodrigo, y de

alli le promovieron à Cordova.

11 El señor Don Alvaro de Mendoza, hijo de Don Juan Hurtado de Mendoza, Conde de Ribadavia, y Adelantado de Galicia, y de Doña Maria Sarmiento, Senora propietaria de este Estado. Fue promovido al Obispado de Avila, y despues al de Palencia, y Condado de Pernia. Desde su tiempo quiso, y mando, que toda la cera que se gastasse en la Capilla suesse blanca, aviendo sido parda hasta entonces.

12 Don Juan Suarez de Carvajal, Obispo que era de Lugo, natural de Talavera, entrò à ser Capellan el

año de mil quinientos y sesenta y dos.

13 - Don Rodrigo Davalos, Canonigo de Toledo, y natural de la misma Ciudad.

14. El señor Don Gabriel Pacheco, Dean de Toledo,

Gg 3

Libro quarto, Cap. 17. 470.

do, hermano del Marquès de Villena, el qual muriò año

de mil seiscientos y catorce.

El Eminentissimo señor Don Balthasar de Moscoso y Sandoval, hijo del Conde de Altamira, Dean de la Santa Iglesia de Toledo. Fue promovido al Obispado de Jaen, hecho Cardenal de Roma, y por postre Arzobispo de Toledo, el qual muriò por el mes de Septiembre del año proximo passado de mil seiscientos y sesenta y cinco.

El señor Don Fernando de Acebedo, Arzobispo 16 Sigo en esta de Burgos, y Presidente de Castilla, el qual la permutò, narracion al con licencia de su Magestad, con Don Melchor de Moscoso, hijo del Conde de Alramira, y hermano del sobredicho señor Don Balthasar de Moscoso.

17 El dicho Don Melchor de Moscoso y Sandoval, el qual fue promovido al Obispado de Segovia, y muriò

electo.

18 El Doctor Bartholome de la Fuente, Colegial Mayor, y Cathedratico de Theologia de Alcalà, infigne Theologo. Dabale el Rey el Obispado de Segovia, y no le quiso aceptar. Y por suplica que à su Magestad hizo la Capilla, le diò la Capellama Mayor, que la estimò en mas que el Obispado, y sue Capellan casi quarenta assos.

19 - El Señor Don Antonio Fernandez Portocarrero, Dean, y Canonigo de la Santa Iglesia de Toledo, y Sumiller de cortina del Rey Don Felipe Quarto, hijo del Conde de Palma, y natural de aquella Villa. Promovianle al Obispado de Jaen, y no le quiso aceptar. Despues al Arzobispado de Burgos, tampoco. Muriò el año de mil seiscientos y cinquenta y uno. Yace sepultado junto à la Capilla del Santo Christo de la Columna, con una losa de marmol, que cubre su sepultura, y gravado un Epitafio, que menciona sus virtudes, y grandeza.

El Ilustrissimo señor Don Alonso Perez de Guzman, natural de San Lucar de Barrameda, Patriarca de las Indias, Arzobispo de Tiro, Limosnero, y Capellan

Mayor del Rey Don Felipe Quarto, y de su Consejo, hijo del Duque de Medina Sidonia, el qual

vive al presente en este año

de 1666.

Lic. Diego Vazquez en su libro ma-

nuscripto, f. 48. en adelante.

Y aunque en el lib. 1. c. 9. dexo dicho, que no avia visto Autor que trataile esta materia, mas que al dicho Lic. Diego Vazquez : Aora advierto, que despues- acà vì, que la trata el Doct. Pedro de Salazar de Médoza en la Chronica del CardenalTa-

bera, c. 28. y 29. mas và muy diverso en el modo de la trasla-

gion.

#### CAPITULO XVIII.

DE LA TRASLACION DE LA REAL CAPILLA à la parte en que oy se vè.

T TErmosa, decorada, rica, y opulenta estaba la Real Lapilla en aquella parte, y sitio, que mandò, ordenò, y dispuso el Rey Don Enrique el Noble, que es el lugar que yà referimos, donde, segun las antiguas tradiciones, puso la Virgen, y Reyna Soberana sus sacratissimos pies, à las espaldas del Coro de la Santa Iglesia, en el angulo, que està arrimado al Claustro, y pegada al Altar, que llaman de la Piedra. Alli obstentò su grandeza, fu Magestad, y su soberania largos años, pues fueron mas de ciento y cinquenta y dos, desde que se puso la ultima mano à su edificio. Alli guardò, y conservò los cuerpos. y cenizas de los tres famosos Reyes, y tres heroycas Reynas, fundadores suyos. Alli fue emulacion de todos los demas Panteones, Mausoleos, y Sepulcros de Toledo. Alli fue el paradero de Reyes, y Señores, pues en viniendo à esta Ciudad, fuesse de assiento, ò de passo, no avia mas que vèr, ni que admirar, que la Real Capilla. Alli finalmente era el concurso de todos, la frequentacion, la assistencia, el non plus ultra. Algunas personas, pues, de las muy remiradas, y zelosas, inquietaron al Prelado, y aun a muchos de su nobilissimo Cabildo, aconsejando, arguyendo, y defendiendo, que era bien que la Capilla se removiesse de alli, y se pusiesse en lugar que no estorvasse; que era como higa de la Iglesia, y como un padrastro de la hermosura del Templo. No se alegò otra cosa, sino esta para el caso. A unos les pareciò bien, y à otros sinrazon. Tratose, confiriose, ventilose la materia, y prevaleció el parecer de los que lo querian; Intentaronlo, pues, y considerando, que era forzoso, que precediesse licencia de su Magestad, como Patron; y tan interessado; y assimismo, para que la suplica llevasse fundamento, era tambien necessario fabricar, y hacer primero otra Capilla, de suerte, que supliesse las yeces de la otra; miraron, y discurrieron la parte, y sitio, Gg 4

mas acomodado. Dicron bueltas à la Iglesia, y hallaronia ocupada toda, y que las que podian servir, tenian mucho hombre, que lo estorvasse. En la de San Pedro, ha-Ilan el cuerpo del Arzobispo Don Sancho de Roxas, su Fundador, presidiendo. En la Mozarabe, ven el Capelo pendiente del Cardenal, y Arzobispo Don Fray Francisco Ximenez de Cisneros, que lo estorva. En la de Santiago, ven que lo impiden los cuerpos de Don Alvaro de Luna, y de Dona Juana Pimentel, su muger. En la de San Ildefonso, los huessos, y cenizas del inclico Arzobispo Don Rodrigo. En la de Don Pedro Tenorio, su cuerpo, y el de su amigo. De suerte, que en toda la Iglesia, y Claustro, no avia parte, ni lugar desocupado, ni donde poder estenderse. Quizà Dios lo queria assi. Porfiaron con todo, y discurrieron, en que abriendo passo por la Capilla de Santa Barbara, se podria edificar una Capilla razonable en lo que eran desvanes de la Santa Iglesia. 'Alli, pues, se fabricò, y se hizo la Capilla de la misma fuerte que oy està. Pulieronla, y adornaronla con buenas labores, y sus perfiles de oro. Hicieron en ella seis Altares; el mayor con dos Colaterales en la parte superior. donde para colocar los cuerpos de los Reyes, avia en las paredes de uno, y otro lado abiertos seis espaciosos nichos muy pulidos, y curiofos, y debaxo de ellos assientos de filleria rasa con respaldos à las dos vandas, para assistir, y hacer los Capellanes los Oficios. A la parte de afuera de unas medias rexas, que cierran este Coro, otres tres Altares, que assi en ellos, como en los de adentro, se dicen todas las Missas. Esta es la Capilla, ella por ella, que oy tienen los Reyes Nuevos de Toledo, y en que assisten los Capellanes de ciento y treinta y dos años à esta parte. traslado de aquella, que describimos, y pintamos al principio: cosa rica para los que no vieron, ni gozaron la primera; lastima empero para los que alcanzaron, y supieron la grandeza, y hermosura de la otra. Passemos, pues, adelante con el cuento.

Hecha, pues, y fabricada esta Capilla, acudiòse al Rey con la peticion; si sue de parte de el Cabildo de la Santa Iglesia, ò de parte del Arzobispo, que era à la sazon Don Alonso de Fonseça, no se aclara; mas segun lo que he

473

tem-

podido rastrear, el Arzobispo debiò de ser el movil, que como hombre grande, (que no se le ha de guitar à nadie lo que es suyo) querria, para no ser menos que su antecessor Don Fray Francisco Ximenez de Cisneros, v que como aquel quitò, y trasladò la Capilla de los Reyes Viejos de las espaldas de la Capilla mayor, adonde estaba, à la Capillita del Espiritu Santo, que sue de un particular, assi no seria mucho, que el quitasse, y trasladasse la de los Reves Nuevos, para apropiarse aquella gloria de aver dexado la Iglesia sin estorvos, ni padrastros. Alegando. pues, à su Magestad no mas causas, que las que hemos dicho, (ni pudo aver otras) le suplicaron diesse licencia para que se trasladasse la Capilla, y los cuerpos de los Reves à la nuevamente fabricada. Gozabase para el intento de linda ocasion de andar el Rey, y Emperador Carlos Quinto bien embarazado en guerras, y ausente de España, lo mas del tiempo. Pero con todo, anduvo el Catolico Monarca tan atento, y tan mirado, que no quifo dar licencia: lo mas que respondia era, que se miraria en ello. Porfiaron muchas veces, echandole à la oreiz famosos alanos, sus mas validos, los Señores que mas necessitaba: no obstante, procuraba el Emperador divertir, y alargar aquella platica, por si vencidos de su cortesia, desistian de el intento. Daban, y metian mas calor los de la pretensa, al passo que el Emperador estaba mas tibio. El qual viendo la porfia, dixo: que hasta que viera èl mismo la nueva Capilla, que se avia labrado, y si era cosa ajustada, no avia de permitir quitar de sus lugares los cuerpos de sus ilustres, y Serenissimos abuelos. Abrazòse la condicion con grande confianza de que se avia de pagar mucho de la obra. Y es lo bueno, que el Emperador andaba en estas escusas, porque lo dexassen'; y ellos no querian entenderlo. Finalmente, dieron traza de que el Emperador viniesse à Toledo, ya fuesse con el tal pretexto, ya con otro. Llevaronle à la Santa Iglesia à que viesse la Capilla; y como si èl fuera bobo, iban muchos Grandes, echadizos, hablados, y carequizados para que la loassen, y aplaudiessen. El Emperador, à fuer de bien entendido, y de verse importunado, huvo de conLibro quarto, Cap. 18.

temporizar con ellos, y decir, que era cosa muy buena la Capilla. No obstante que Diego Vazquez siente otra cosa. En sin, segun el Doctor Salazar, diò licencia para que se trasladassen à ella los cuerpos de los Reves. Cou todo, temiendo de las contradiciones, que hacian los Capellanes, el que se podia originar algunos alborotos, ò desgracias, se valieron de la autoridad, y poder del Corregidor, para en quanto demoler la Capilla antigua, y sacar de ella los cuerpos Reales. Passò, pues, de esta manera.

Una tarde à veinte y ocho de Mayo del año de mil y quinientos y treinta y quatro, à la hora que acababan los Capellanes los Oficios, entraron de tropèl de mano armada el Mariscal de Navarra, Corregidor que era entonces de Toledo, con gran sequito de gente, Alguaciles, y Ministros, y con muchos Oficiales Carpinteros, y Alarifes, cada qual con su instrumento, picos, martillos, y hachas. Pasmaronse los Capellanes, y atonitos, y aturdidos, conociendo el designio en las acciones, apenas acertaron à hablar, ni hacer sus requerimientos; porque al escuchar que era orden de su Magestad à lo que iban, el mas desahogado no supo que responder, y los demás se pusieron candados en las bocas. Mandòles el Corregidor con mucho imperio se sa; liessen al instante, ò que executaria las ordenes que llevaba. Amenazas todo, todo faramallas, para merer miedo à los que à fuer de Sacerdotes es forzolo no descomponerse, y sujetar la cerviz á la violencia. Estabanse reacios al principio, por si obligaba el respeto à suspender el rigor: mas quando echaron de ver, que la cosa iba perdida, y sin esperanzas de remedio (porque instruidos los Oficiales, comenzaron presurosos à batir, y à derribar el edificio ) se salieron de la Capilla cubiertos de polvo, y lagrimas, implorando castigos, venganzas, y despiques. Caso raro! El Alarife mas orgulloso, y diligente, y que como alla Malco en la prisson de Christo, ò como el otro Borbon en el saco de Roma, quiso ser el primero en poner la mano al desencaxar una viga, que era estrivo de la dorada techumbre: hizo tal fuerza al

Sa-

facarla, que hiriendose los pechos con la punta, èl, y la viga vinieron bolando al suelo, quedando del golpe muerto totalmente. No pudo hablar palabra, ni hacer la menor seña de Christiano. Y aunque causò horror à todos tan lastimoso fracaso, se passò adelante con la bateria. Unos con picos, otros con hachas, otros con picolas, comenzaron à hendir, à derribar, y à partir los hermosos artesones, vigas, tableros, y tablas, quedando en breves horas desmoronado ediscio, arruynada magestad, sabrica desecha, lo que sue Panteon hermoso, grandeza

ilustre, dorada arquitectura,

Derribada, pues, y destruida la antigua Capilla, luego à otro dia trataron de trasladar los cuerpos de los Reyes. (n) Convocòse para el caso à toda la Ciudad, al uno, y otro Cabildo, Clerecia, Parroquias, Cofradias, y Religiones. Acudieron todos con lealtad, y devocion Chris tiana. Todos seis cuerpos Reales sueron puestos en diverfos atahudes, con sus andas cada uno, cubiertas con paños ricos de brocado, y llevandolas en ombros por su orden los Regidores mas nobles de Toledo; acto, y Procession, aunque funebre, muy notable, y muy de ver. Pusieronlos, y colocaronlos en puestos eminentes entre los dos Coros de la Santa Iglesia, y dixoseles una Missa con grande solemnidad. En acabando, los llevaron con el mismo acompañamiento à la nueva Capilla, y los pusieron à cada uno en su lugar, del modo que oy se muestran, muy diferentemente de como solian estàr, estando abiertas, y dispuestas las urnas para el caso. Despues se assentaron sus bultos de rico-marmol, que eran los mismos que estaban en la Capilla antigua, excepto el del Rey Don Juan el Primero, y el de la Reyna Doña Leonor su muger, que los hicieron nuevamente hincados de rodillas, porque los de antes eran bultos tendidos al modo que los demás. Gravaron en cada nicho su Epitafio de la misma forma que quedaron escritos. Y en atencion de que el Serenissimo Rey Don Juan el Segundo fue el que acabò de alargar, y conceder las tercias Reales à la Capilla, aunque su cuerpo descansa en Miraflores, se le puso tambien aqui su bulto, para que como à bienhechor

(n) El Doctor Salazar Mendoza en el lugar citado, advierte algunas co . fas curiolas, y particulares, assi de la forma con q hallaron en fus urnas los cuerpos de losReyes,como de quienes, y quales personages los llevaró en ombros hasta la nueva Capilla.

476 Libro quarto, Cap. 18.

hagan memoria de èl los Capellanes, encomendandole à Dios.

Juzgo que con esto he cumplido con mi assumpto, y con lo que à ley de agradecido debo à los Serenissimos, y Catholicos Reyes Nuevos de Toledo. Ojalà ceda todo à honra, y gloria de Dios, y para utilidad, y diversimiento honesto de los que bien mirados divierten la ociosidad dados à los libros.

## LAUS DEO.





# TABLA DELAS COSAS MAS NOTABLES,

QUE SE CONTIENEN EN ESTE LIBRO.

## A

ABdalla, Rey Moro de Toledo, se casa con la Infanta Doña Theresa, hermana del Rey Don Alonso de Leon, pag.43.&c. Recibela en la Villa de Olias con mucha ostentacion, pag.44. Es herido de muerte la noche primera que la goza, 46.

Don Alonso de Aragon, primer Marquès de Villena, 155.

Don Alonso Enriquez de Castilla, Conde de Gijon, y de Norona, ibi. Rebelase contra el Rey Don Juan su hermano, 275. Dase à partido, y el Rey le perdona, ibi. Buelve à andar en malos tratos, y ponenle preso en el Alcazar de Toledo, 278. Danle libertad por traza de el Arzobispo de Sautiago, 395. Es dado por aleve en la sentencia

de el Juez arbitro, y huyese à la Provincia de Santonge, donde acabò su vida, 433.

Don Alonso de Guzman, prismer Conde de Niebla, 156.

Don Alonso Tellèz Giròn, Conde de Ureña, hijo primogenito de el Maestre de Calatrava Don Pedro Giròn, el que estuvo tratado de casar con la Princesa Dona Isabel, 167. y 170.

de de Belalcazar, que se hallò al lado del Rey Don Juan el Segundo en la Batalla de Olme-

do, 170.

Don Alonso Ramirez de Areallano, primer Conde de Aguilar, quinto Señor de los Camearos, y à quien por sus leales servicios le honrò el Rey Don Enque Quarto con el Titulo de Conde, 176.

Don Alonso de Cardenas; descendiente de los Cavalleros CarCardenas, pobladores de la Ciudad de Andujar, primer Conde de la Puebla del Maestre, 183.

Don Alvaro de Luna, Daque de Truxillo, Marquès de Villena, Condestable de Castilla, y Maestre de Santiago: muere infelizmente, 164.

Don Alvaro de Zuñiga, Conde de Plasencia, y primer Du-

que de Bejar, 177.

Don Alvaro de Mendoza, primer Conde de Castrogeriz, valentissimo Cavallero, y que en la Batalla memorable de Toro, en que se hallò por la parte de los Reyes Catholicos, prendiò al Conde de Penamacòr, por cuyo rescate pidiò en trueco al Conde de Benavente, que estaba prisionero del Rey de Portugal, 180. y 181.

San Andrès Apostol se aparece al Rey D. Juan Primero de. Castilla, y le quita sus zeios, y-

sospechas, 251.

Don Andrès de Cabrera, primer Marquès de Moya, Alcayde de Segovia, y que por su gran lealtad, se les lleva à sus successores la copa de oro con que beben los Reyes el dia de Santa Lucia, para que beban con ella, 187. Ansiteatro de Toledo,

Toledo, primer Conde de Cedillo, 186.

Arcediano de Ecija, conspirador contra los Judios à titulo bondad, 387. Castiganle por ello, 434. ibi.

## B

Oña Beatriz, Infanta, y heredera de Portugal, desposada con muchos Principes, y al cabo se casa con el Rey D. Juan Primero de Castilla, 248.

Doña Blanca, Reyna de Caftilla, muerta con veneno en la

prisson, 111.

Don Beltran Claquin, primer

Duque de Soria, 153.

Don Beltran de la Cueva, primer Duque de Alburquerque, y toda la privanza del Rey Don Enrique Quarto, 168.

Don Bernardino de Velasco, segundo Condestable de Castilla de los de su Casa, y primer Du-

que de Frias, 177.

Don Bernardino Sarmiento; primer Conde de Ribadavia, 183.

Batalla memorable de Alju-

barrota, 322.

Bradamante, Reyezuelo de Guadalaxara, galantea à la Infanta Galiana, 23. Es muerto en desasso por Carlo Magno, 24.

Bristis, acusador de Dona Luz, queda vencido, y muerto:

en desafio, 36. y 37.

Anonigos de Toledo, su soberania, 6. Quantos son en numero, 56.1 ...

Canonigos de Toledo son el Pontifice, y el Rey de España, y desde quando, y por què? 7.

Capillas, quales, y quantas tiene la Santa Iglesia de Tole-

do , 57.

Capilla mayor de la Santa Iglesia, su descripcion, grandeza, y adorno, 53. y 54.

Capilla de nuestra Señora del Sagrario, obra primorofa, y ex-

celente, 57.

Capilla de los Reyes Viejos de Toledo, qual fue, y qual la que tienen al presente, 54.

Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, su fundacion, yfitio antiguo, 65. Su transla-

cion, 471.

Capilla Mozarabe, fundacion de el Arzobispo Don Fray Francisco Ximenez de Cisne-

ros, 60.

Carlo Magno viene à Toledo, 23. y 24. Enamorase de la Infanta Galiana, ibi. Mata en desafio al Moro Bradamante; ibid. Casase con Galiana, y llevala à Francia, 25.

Cartas notables del Soldan de Babilonia, y su Privado, ca el Rey de Castilla, 254. y

Carta lastimosa de la Reyna de Portugal Doña Leonor Tellez de Meneses, al Rey Don Juan de Castilla, 283.

Carta de Nuño Alvarez Pereyra al Rey Don Juan de Caf-

tilla, 319.

Carta del Pontifice Clemente al Rey Don Juan de Castilla, 329.

Carta del Rey Moro de Granada à la Ciudad de Murcia,

373.

Cafas del Conde de Cedillo en Toledo, fueron Palacio del

Rey Abdalla, 42.

Doña Cathalina, hija de el Duque de Alencastre, se desposa con el Principe Don Enrique, 245. Su muerte, y Epitafio, 458.

Condes de Benavente, en la obligacion que estàn à los Con-

des de Castrogeriz, 181.

Consejos del Rey Don Enrique Segundo al tiempo de su muerte, 233.

Circo Maximo de Toledo, 16. Coro de la Santa Iglesia de

Toledo, pieza sumptuosa, y ri-

ca, 55. y 56.

Cueba de Hercules en Toledo, con los raros prodigios que en ella se han visto, 7. ibi.

Escension de la Madre de Dios en cuerpo, y alma à la Santa Iglesia de Toledo, 69, DitTabla de las cosas mas notables,

480

Dispensaciones para casarse en los grados prohibidos, no se concedian aun à los Reyes, por graves causas que huviera, 157. Que Pontifice abrio la puerta, 158.

Desasso del Duque de Alencastre al Rey Don Juan de Cas-

tilla, 334.

Dia Sanchez de Benavides, Conde de Santistevan del Puerto, Cavallero muy calificado por ambos abolorios, 174.

Don Diego Gomez de Sandoval, Conde de Castrogeriz, y Adelantado Mayor de Castilla,

164.

Don Diego Fernandez de Cordova, Conde de Cabra, y à quien hicieron merced los Reyes Catholicos de darle à la Condesa su muger, y demàs Senoras de esta Casa, el vestido que se pusiçre la Reyna el dia de los Reyes cada año, 167.

Don Diego Hurtado de Mondoza, primer Conde de Priego,

169.

D. Diego Fernandez de Quinoues, primer Conde de Luna, descendiente de Arès Perez de Quinones, tronco ilustre de esta Casa, 170.

Don Diego Lopez de Zuñiga, primer Conde de Miranda de Ducro, 171. Ayudò con valentía al Rey en sus fortunas,

ibid.

Don Diego Perez Sarmiento, primer Conde de Salinas, Alcalde Mayor de Toledo, descendiente por su visabuela de la Casa Real de Castilla, 173.

Don Diego Lopez de Zuñiga, primer Conde de Nieva, Cavallero muy ilustre, 174. Su Epitasio notable en la Villa de Valverde de la Vera de Plasen.

Don Diego Hurtado de Mendoza, segundo Marquès de Santillana, y primer Duque del Infantado. Hizo notables servicios à los Reyes Catholicos, y se hallò en la nombrada batalla de Toro contra el Rey de Portugal. Son notables las palabras con que le honra el Rey en el Titulo Ducal, 177.

Don Diego Ramirez de Guza man, primer Conde de Teba, valeroso, y essorzado Cavalle.

ro, 184.

Don Diego de Andrade, primer Conde de Villalva, 186.

Don Diego Hernandez de Cordova, Alcayde de los Donceles, Señor de Espejo, y Lucena, primer Marquès de Comares, 189. Fue el que prendiò al Rey Chico de Granada.

Diego Lopez Pacheco, tronco ilustre de los Duques de Escalona, y Marqueses de Villena, muy leal al Rey de Castilla,

202.

Diego Lopez de Medrano, famoso, y resuelto Cavallero, Embaxador por el Rey de Castill al Duque de Alencastre, 335. Dig. Dignidades de la Santa Iglefia de Toledo son catorce en numero, y quales los Titulos, 56.

Domingo, Obispo de Burgos,

su eleccion graciosa, 125.

Dòn, no se daba antiguamente, sino à los Reyes, Infantes, y Prelados, y à algun gran Señor, 411.

Duques, Condes, y Marquefes, quando, y por quien se empezaron à dar estos Titulos en propiedad, 121. y 153. y 154.

Duque de Alencastre, viene à España, intitulandose Rey de Castilla, 228. Hace alianza con el Portuguès, 333. Embia à desasiar al Rey Don Juan de Castilla, 334. Dà audiencia publica à los Embaxadores, y tratalos con agassajo, y cortessa, 335. Abraza el partido de casar à su hija Dosa Cathalina con el Principe Don Eurique, 343. Escetuase en Bayona el casamiento, 344. Presentale al Rey Don Juan una corona rica, con que èl pensò coronarse; 347.

# E

Gica, penultimo Rey de los Godos, se enamora de Doña Luz su sobrina, 27. Vese rechazado de ella, y procura la venganza, 28. Hace apretadas diligencias por saber si està preñada, 32. Valese de su Privado, para que la acuse de incontinente,

33. Dà licencia para que se case con D. Fabila, 40. Amonestado de un Hermitasso, manda cesar el tercero desasso, 41.

Don Enrique Manuel de Villena, Conde de Montealegre,

161.

Don Enrique de Aragon, Conde de Cangas, y Tineo, que se intitulaba tambien Marques de Villena, Astrologo notable, 161.

Don Enrique, Infante de Aragon, y Duque de Villena, 162.

Don Enrique Enriquez, Conde de Alva de Aliste, hijo segundo de Don Alonso Enriquez, Almirante de Castilla, 167.

Don Enrique Segundo, Rey de Castilla, sus principios, 91: Fue primero Conde de Trasta= mara, ibi. Enamorase, y casase con Dona Juana Manuel de la Cerda, 93. Huyese la vez primera à Portugal, temiendo los rigores de su hermano, 94. Aliase con sus hermanos, y con otros Grandes en defensa de la Reyna Doña Blanca, 96. Huyese à Francia, 99. Hallase en la Batalla memorable de Potiers, ibi. Buelvese à España, brindado de el Rey de Aragon, 100. Librase de la traycion, que le tenian armada en el Castillo de Uncastel, 113. Alzanle por Rey en Calahorra, 121. Empieza à hacer señaladas mercedes; que por el se llamaron Enriqueñas, 153. Es el primer Rey, que empezò à dàr en propiedad los Tis Titulos de Duques, Condes, y Marqueses, alli, y 153. Recibenle Burgos, y Toledo con suma alegria, 123. Queda derrotado en la batalla de Naxera, 127. Huyese tercera vez à Francia, 131. Al bolverse à Casti-Ila, y pifar fu raya, hace una ceremonia notable, 140. Sitia à Toledo, 139. Và à buscar à su hermano, 141. Vencele, y cercale en Montiel, 145. Matale alli à puñaladas, 149. Con dadivas, y cariños compra las voluntades de los suyos, 152. Viene à medios con el Rey D. Fernando de Portugal, 197. Cobra la Ciudad de Tuy, 201. Gana los Arrabales de Lisboa, 203. Reconciliase con el Portuguès, y vense ambos Reyes sobre el Rio Tajo, 204. Con linda traza se adjudica el derecho que tenia la Condesa de Alanzón à los Señorios de Lara, y Vizcaya,212. Ordena su Testamento en Burgos, y manda hacer la Real Capilla de los Reyes Nuevos en la Santa Iglesia de Toledo, 215.Pidele al Rey de Aragon, que le cumpla la palabra, 217. Defiende à lo Cavallero à Don Juan Ramirez de Arellano,229 Muere atoligado en Santo Domingo de la Calzada, 234. Consejos que diò al Principe su hijo autesde su muerte, 233. Su Epitafio, 236.

Don Enrique Tercero de Caftilla, llamado el Doliente, nace

en Burgos, 246. De edad de dos años le desposan con la Infanta de Portugal Doña Beatriz, 249. Hacenle Principe de Asturias, 345. Desposante con la Princesa Doña Cathalina, hija del Duque de Alencastre, y Dona Constanza, hija del Rey Don Pedro de Castilla, alli. Hereda los Reynos de Castilla, 364. Epilogo de sus virtudes, 365. Hace prender al Arzobispo de Toledo, 407. Recibe con mucha humildad la absolucion de las censuras, 409. Encargase del govierno antes de cumplir la edad, 410. Celebra las bodas con la Reyna Doña Catalina su esposa,414.Hace prender al Duque de Benavente,y à la Reyna de Navarra, tios fuyos, 418. Hace con los Grandes el hecho mas memorable, que se cuenta en las historias, 419. &c. Embia à la Reyna su tia, con su marido à Navarra, 431. Arrafa la Villa de Gijon, 433. Apoderase del Marquesado de Villena, 439. Sossiega los vandos de Sevilla, 443: Concede à los Capellanes de los Reves Nuevos de Toledo las tercias Reales de quatro Arciprestazgos, 444. Muere en Toledo, 452. Su Epitafio, 457.

Epitafio de la Infanta Dona

Teresa, 48.

Epitafio notable del Arcediano de Calatrava Don Martin Martinez de Calahorra, 60.

Epitafio memorable de Al-

fonfo

fonso Martinez, Canonigo, y Tesorero de la Santa Iglesia de Toledo, 04.

Epitafio del Rey Enrique Segundo de Castilla, el de las Mer-

cedes, 236.

Epitafio de la Reyna Doña

Juana su muger, 261.

Epitafio de la Reyna de Castilla Doña Leonor de Aragon, 268.

Epitafio del Rey Don Juan el

Primero de Castilla, 362.

Epitafio de la Reyna de Navarra Doña Leonor de Castilla,

Epitafio del Rey Don Enrique Tercero de Castilla, llama-

do el Doliente, 457.

Epitafio de la Reyna Doña

Cathalina su muger, 458.

Estatuto de limpieza de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, 459.

### F

On Fabila, Duque de Cantabria, padre del Infante Don Pelayo, 26. Galantea à su sobrina Doña Luz, y casase con ella de secreto, 27. Sale à la defensa de su honor, y vence, y mata en desasso à los acusadores, 36. Casase con ella en publico con mucha grandeza, 41.

Don Fadrique de Castilla, primer Duque de Benavente, 154.

Don Fadrique de Castro, Du-

que de Arjona, mucre en prision, 163.

Don Fadrique de Aragon, Duque tambien de Arjona, muere assimismo en prision, ibi.

D. Fadrique Enriquez, Conde de Melgar, y Rueda, segundo Almirante de Castilla de los de su casa, tan esclarecida como es notorio, 170.

Don Fernando, Infante de Castilla, (que sue Rey de Aragon) primer Duque de Peñasiel. Vease la ceremonia con que el Rey su padre le diò la dignidad

Ducal, 160.

Don Fernando Alvazez de Toledo, Señor de Valdecornejasy Conde de Alva de Tormes; varon muy señalado, y que à fuer de sus hazañas ilustrò su gran Casa, 164.

Don Fernando Alvarez de Toledo, primer Conde de Oropesa, hijo del Maestre de Santiago Garci Alvarez de Toledo,

175.

Don Francisco Enriquez de Almansa, primer Marquès de Alcanizas, 190.

S. Francisco, se manda guar-

dar su dia, 400.

Don Fernando, Rey de Portugal, muy enamorado de Dona Leonor Tellez de Meneses, muger de Lorenzo Vazquez de Acuna, se casa con ella, 198.

Don Fernando, Infante de Castilla, su nacimiento milagro-

10, 250.

Hh 2 Ga-

G

Abriel Manrique, Duque de Galisteo, 168.

Galiana, Infanta Mora de Toledo, sus galanteos, y amores, 22.

Galafre, Rey Moro de Toledo, y padre de Galiana, la cafa con Carlo Magno, 24. y 25.

Don Garci Fernandez Manrique, Rico Hombre de Castilla, Conde de Castaneda, 162.

D. Garci Alvarez de Toledo, primer Duque de Alva, 186.

Grafreses, saca del Rio Tajo la embreada arca en que iba el Insante Don Pelayo, 31. Llevale à su casa, ibi. Acude à Toledo à amparar à su sobrina Dona Luz, 38. Vese en peligro de muerte por una Camarera, 39. Descubreles à sus padres, como tiene en su poder à Don Pelayo, 41.

Don Gutierre de Cardenas, Comendador mayor de Leon, Señor de Maqueda, de Torrejòn, y del Estado de Elche, Alcayde de las Fortalezas de Carmona de la Mota, y Chinchilla, sue quien con disfràz mereciò tener por mozo de mulas al Principe D. Fernando de Aragon; y por lo que alli passò, tomò las SS. por armas, 178. H

Ellin, Villa del Reyno de Murcia, belicosa, su tieso, y su lealtad, 381.

Glesia de Toledo, es la de mayor autoridad que se conoce, 6. Multa al Pontifice, y
al Rey por saltar ciertos dias à
assistir à los Divinos Oficios, 6.
Lo material de ella cosa magnifica, 49.

San Ildefonso recibe de mano de la Virgen Nuestra Señora la Casulla, 75. Restere el caso del

modo que passò, alli.

Don Juan Manuel, Señor de Villena, no pudo alcanzar el ti-

tulo de Duque, 154.

Doña Juana Manuel de la Cerda, su hija, se casa con el Rey Don Enrique, siendo Conde de Trastamara, 90. Sus gracias, y virtudes, 101. Llevanla disfrazada à su marido, desde Sevilla à Aragon, 102. y 103. Passa à Francia siguiendo à su marido, 134. Su muerte, y entierro, 258.

Don Juan Martinez Siliceo, Arzobispo de Toledo, hace escudriñar la Cueba de Hercules, 14:

Don Juan Sanchez Manuel, Conde de Carrion, yace sepultado en la Iglesia mayor de Alcaraz, 155.

Don.

Don Juan, Infante de Portugal, Duque de Valencia de Cam-

pos, 160.

Don' Juan Alonso Pimentel, primer Conde de Benavente, Cavallero de los mas samosos de su tiempo, 162.

D. Juan Alonso de Guzman, primer Duque de Medina-Sidonia, y tercer Conde de Niebla,

163.

Don Juan Pacheco, Maestre de Santiago, y Marquès de Vi-

llena, 166.

Don Juan de Velasco, primer Conde de Siruela, muy leal para su Rey en todas sus fortunas;

173.

D. Juan de Silva, primer Conde de Cifuentes, Alferez Mayor del Rey, muy discreto, y entendido, y al tanto muy animoso, y valiente, como lo mostrò hallandose en el Concilio de Basilea por Embaxador del Rey Don Juan el Segundo, 173.

Don Juan Hurtado de Mendoza, primer Marquès de Ca-

nete, 189.

Don Juan Ramirez de Arellano, desastado por el Vizconde de Rueda, y desendido por el Rey de Castilla, 227.

Don Juan Portocarrero, primer Marquès de Villanueva del

Fresno, 190.

D. Juan, Primero de este nombre, Rey de Castilla, y Leon, siendo Infante se desposa con la Infanta Dosa Leonor de Aragon,

219. Acompaña hasta Toledo el cuerpo del Rey su padre, 247. Manda prender al Adelantado Pedro Manrique, 247. Manda que se les guarden sus Privilegios à los Monges Benitos, 248. Tiene zelos de la Reyna, yS.Andrès le quieta, y assegura, 251. Intercede con el Soldán de Babilonia, para que de libertad al Rey de Armenia, 253. Dale al tal Rey la Villa de Madrid, y otros Pueblos, con titulo de Rey,257. Declarafe por el Papa Clemente en el cisma de la Iglesia,258.Funda, y dota la Capilla de los Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo, 261. Muere la Reyna Doña Leonor, y èl se buelve à casar con Doña Be atriz, Infanta de Portugal, 267. &c. Manda que se cuenten los años por el Nacimiento de nueltro Señor Jesu Christo, 273. Apellidase Rey de Portugal por he-: rencia de la Reyna su muger, 276. Pierde por mal aconsejado aquella Corona, 379. Hace prender à la Reyna su suegra, 291: Cerca à Lisboa, 292. Retirase. por la peste, 294. Buelve à entrar en Portugal,299.Hace Tef: tamento, 300. Queda derrotado en la batalla memorable de Aljubarrota, 325. Huyele à Sevilla,327.Responde por medio de sus Embaxadores al reto de el Duque de Alencastre, 335. Trata de casar al Principe Don Enrique con la Princesa Dona

Hli 3

486 Tabla de las cosas mas notables,

Cathalina de Alencastre, 343. Crea Principe de Asturias à dicho Principe Don Enrique su primogenito con una rara ceremonia, 345. Recibe con grande ostentacion à su prima Dosa Constanza, Duquesa de Alencastre, 246. Quiere renunciar los Reynos en su hijo, y estorvanselo sus Consejeros, y Grandes, 350. Muere en Alcalà de Henares corriendo un cavallo, 361. Su Epicasio, 362.

Don Juan, Infante de Portugal, restado en el Alcazar de

Toledo, 276.

D. Juan de Portugal, Maestre de Avis, mata ai Conde de Urèn, Privado de la Reyna, 281. Alzanle por Rey de Portugal, 296. Vence la gran batalla de Aljubarrota, 325. Aliase con el Duque de Alencastre, y trata de casar con una hija suya, 333. Tiene vistas muy refiidas con el Duque, y por què? 344.

Don Juan Garcia Manrique, Arzobispo de Santiago, y Chancillèr mayor de Castilla, gran Cabeza, y muy opuesto de el Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio: và à Roma en seguimiento de su pleyto, 220. y 221. Và à Portugal à ajustar los desposorios del Rey D. Juan de gonilla son la Infanta Dona mò las SS. 72. Sale por Cabo n seguito contra el

le Toledo, y su par-

cialidad, 393. Tiene con èl sus debates, 394. &c. Sale desabrido de la Corte, 415. Passase à Portugal, donde acabò su vida hecho Arzobispo de Braga, 419.

Don Iñigo Lopez de Mendoza, Conde del Real de Manzanares, y Marquès de Santillana, varon muy esclarecido en hazañas, letras, y virtudes, 164.

D. Iñigo Lopez de Mendoza; hijo del fobredicho Don Iñigo Lopez de Mendoza, fue muy valerofo, prudente, y entendido, y hizo cofas señaladas en servicio de su Rey, por lo qual le honraron con el tirulo de Conde de Tendilla, 169.

Don Iñigo Velez de Guevara; fundador de el Castillo famoso de Guevara, y primer Conde de

Oñate,271.

L

Oña Leonor de Aragon, Reyna de Castilla, defendida su inocencia por el Apostol San Andrès, 251. Su muerte, y

epitafio, 261.

Doña Leonor Tellez de Meneses, Reyna de Portugal, y Governadora del Reyno, se sale de Lisboa lastimada, 283. Renuncia el govierno en el Rey Don Juan de Castilla su yerno, 285. Muere presa en Tordesiglas, 291.

Dona Leonor, Infanta de Caf-

14=

tilla, se casa con el Infante Don Carlos de Navarra, 220. Vienese à Castilla con beneplacito del Rey su marido, 345. Dà sus escusas para no bolver con èl, 356. Buelve à escusarse alegando nuevas causas, 392. Estorva que lleguen à las manos las dos parcialidades del Reyno, 394. Defiende al Duque de Benavente su hermano, 401. Restanla en Valladolid, 418. Embianla à Navarra, 429. Hace el Rey su marido juramento solemne de tratarla bien, y amarla, 431. Muere en Pamplona, 432.

Lope Vazquez de Acuña, Duque de Huete. Ganò esta Dignidad à suer de grandes servicios, y por su muerte bolviò la Ciudad à la Corona, 166.

Don Lorenzo Suarez de Figueroa, primer Conde de Feria, Cavallero de los mas ilustres de su tiempo, 171.

Don Luis de la Cerda, primer Duque de Medina-Celi, y quinto Conde de la misma Villa, y Señor de Santa Maria del Puerto, 178.

Don Luis Fernandez Portocarrero, primer Conde de Palma, Cavallero muy celebrado por sus singulares hazasias, y proezas, 181.

Don Luis Pimentel, primer Marquès de Villafranca, 188.

Dona Luz, madre del Infante Don Pelayo, 26. Galanteanla el Rey, y el Duque D. Fabila, alli. Casase en secreto con el Duque 27. Pare al Infante Don Pelayo, 28. Cerrado en una caxa, le hace echar al rio, 29. Es acusada de incontinente, 33. Desiendela Don Fabila, 35. Queda dada por libre, 37. Casase en publico con el Duque, 41.

# M

Dona Maria de Padilla, Dama muy hermosa, y discreta, prendas que sueron el hechizo del Rey D.Pedro, 91.

D. Martin Vazquez de Acua ña, Conde de Valencia, valeroso Cavallero, y que de Portuguès se hizo con obras, y hazañas fino Castellano, 162.

Don Manuel Ponce de Leon; primer Conde de Baylen, Cavallero de los mas esforzados, y valientes de su tiempo: sue el que sacò el guante de la Leonera, y quien hizo otros hechos señalados. 185,

Baxas de monedas, ha mua chos años que se usan, por ne-cessidades, y desempeños de los Reyes, 195.

Madrid es oy como Alcazar

de Toledo, 5.

Melias, Privado del Rey Egica, acusa à Dosa Luz de incontinente, 33. Desassia sobre ello al Duque Don Fabila, 35. Queda vencido, y muerro en el palenque, 36.

M

4.88 Tabla de los cosas mas notables,

Micer Ambrosso Bocanegra, Almirante de Castilla, y tronco ilustre de los Condes de Palma, 201.

N

Naumachia, ò laguna artificiosa de Toledo, 20.

Nuevo, es renombre de autoridad, y excelencia, 82.

Nuevo Testamento, mas excelente que el viejo, y de mas prerrogativas, 84.

### P

PAlacio encantado de Toledo, y prodigios que viò en èl el Rey Don Rodrigo, 9. y 10.

Palacios memorables de la

Infanta Galiana, 22.

Palacio del Rey Egica, penultimo Rey Godo, y la historia memorable que sucediò alli, 25. ibi.

Palacios Reales, que ha avi-

do en Toledo, 26.

Don Pelayo, su nacimiento, y prodigiosa crianza, 28. Historia gustosa, y memorable. En un embreado bandes echado al Rio Tajo, 30. Aporta à la Villa de Alcantara; donde acaso, y sin conocerle, le saca, y dà à criar un tio suyo, 31.

D. Pedro Gonzalez de Mendoza, Cardenal, y Arzobispo de Toledo, Varon muy senalado

en hazañas, y virtudes, 55. Muy devoto de la Cruz, alli. Su entierro magnifico, alli.

Don Pedro, Rey de Castilla. desde que empuño el cetro empezò à derramar sangre, 89. Galantea, mas soplale la dama su hermano Don Enrique, 90. Enamorafe de Doña Maria de Padilla, 91. Dexa à la Reyna Dona Blanca à la primera noche que estuvo con ella, 91. Ponela presa en el Alcazar de Toledo, 95. Hace matar en Toro à muchos Cavalleros, 98. Pronosticos que tuvo de su muerte, 106. &c.Hace matar à los prissonero's de cuenta, que tomò en la batalla de Naxera, 136. En Burgos, en Cordova, y Sevilla, hace matar a muchos, y grandes Cavalle ros, 136. Queda derrotado en la batalla de Montiel, 145. Muere alli à manos de fu hermano, 147.

D.Pedro de Castilla, hijo del Maestre de Santiago Don Fadrique,Conde de Trastamara, 156.

Pedro Carrillo, Cavallero muy leal, faca con grande ardid de Sevilla à la Reyna Doña Juana, y la lleva à fu marido, 102. ibi.

D. Pedro Hernandez de Velasco, Conde de Haro, y Señor; de muchos Pueblos, 168.

D. Pedro de Zuniga, Conde de Ledelma, y en trueco de Plafencia, varon muy esclarecido, temido, y respetado, y que ganò à Ayamonte, 169.

Don

489

D. Pedro Niño, Merino Mayor de Valladolid, Conde de Guelva, fue Capitan valiente, y trae su origen de la Casa Real de Francia, 169.

Pedro Davila, Conde de el Risco, Senor de las Navas,

165.

Don Pedro Alvarez Ossorio, Conde de Lemos, y Sesor de

Cabrera, y Ribera, 171.

Don Pedro Lopez de Ayala, primer Conde de Fuensalida, sue varon muy esclarecido, Alcalde Mayor de Toledo, y Alserez Mayor del Pendòn, y quien era el todo de la Imperial Ciudad, 171. ibi.

Don Pedro de Acuña, Señor de Dueñas, y Tariego, primer

Conde de Buendia, 175.

D. Pedro Gonzalez de Mendoza, primer Conde de Monteagudo, y que sieviò valerosamente al Rey D. Enrique Quarto en todas sus adversidades, y fortunas, 176.

Don Pedro Alvarez Osforio, primer Marquès de Astorga, Señor de la casa de Villalobos,

176.

D. Pedro Manrique de Lara, primer Duque de Naxera, y Conde de Triviño, Cavallero muy valiente, y muy leal, y quien traxo à Castilla al Principe de Aragon Don Fernando, para casar con la Princesa Doña Isabèl, 178.

D. Pedro de Ayala, hermano

mayor de Don Pedro Lopez de Ayala, fue primer Conde de Salvatierra, 183.

Pedro de Zuniga, Senor de la Casa de Vaydes, primer Conde de Pedrosa, valiente Capitan

en la batalla de Toro, 183.

Don Pedro Alvarez de Sotomayor, Señor del Solar de Sotomayor, primer Conde de Caminia, 184.

Don Perafan de Ribera, Adelantado Mayor del Andalucia, primer Conde de los Molares,

184.

Don Pedro de Zuñiga, y Guzmàn, primer Conde, y Marquès

de Ayamonte, 186.

Don Pedro Faxardo, primer Marquès de los Velez, valiente Cavallero en las Guerras de

Granada, 186. ibi.

D. Pedro Fernandez de Coridova, primer Marquès de Priego, feptimo Señor de la Casa de Aguilar, y valentissimo Cavallero, y quien en la batalla de Sierra Bermeja, en que muriò su padre Don Alonso de Aguilar, le sacò en ombros de entre la Morisma para darle sepultura, 189.

Don Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, una de las mayores cabezas, que ha tenido España, 220. ibi. Sumanse sus felicidades, y sus hechos, alli. Encubre la muerte del Rey Don Juan, hasta hacer tiempo que obedeciessen los Reynos al Prin-

cipe

Tabla de las cosas mas notables,

490

cipe su hijo, 360. ibi. Hace armas en sus Villas, y Lugares contra el mal govierno, 390. Escrive en razon de esto al Pontifice, y à los Reyes de Francia, y Aragon, ibi.Coligado con muchos Grandes, se pone sobre Valladolid, 393. Como muy opuesto al Arzobispo de Santiago, rechaza con viveza sus cautelas, 494. Partese por dos veces à quietar al Duque de Benavente, 400. &c. Restanle en Zamora, 407. Pone entredicho en muchas Ciudades, 408. Buelve à la privanza, 415.

R

R Azonamiento de Beltran Claquin, animando a D. Enrique à la Corona, 118.

Razonamiento del Rey Don Enrique en la batalla de Mon-

ticl, 141.

Razonamiento del Rey Don Juan el Primero, sobre querer renunciar sus Reynos, 349.

Rey de España es Canonigo de Toledo, y le multan en tres puntos, si falta de assistir la Pascua de Navidad, 6.

Reves Nuevos de Toledo,

quienes fueron, 85.

Reyes viejos, quales, 88.

Relox de campana, que tan antiguo es, y el primero que se puso en la Torre de Sevilla, 444.

Don Rodrigo, ultimo Rey de los Godos, abre el Palacio encantado de Toledo, ro.

Don Rodrigo Ximenez, Arzobispo de Toledo, varon eminentissimo, orò en seis lenguas en el Concilio General Romano, 59.

D.Rodrigo Portocarrero, primer Conde de Medellin, 168.

Don Rodrigo Villandrando, Conde de Rivadeo, que à fuer de sus hazañas ensalzò su lina-

ge, y apellido, 169.

Don Rodrigo Manrique, Maestre de Santiago, y Conde de Paredes de Nava, valeroso Capitan, y que ganò la Ciudad de Huesca del Reyno de Granada, 184.

D. Rodrigo Ponce de Leon, Señor de Marchena, y primer Duque de Arcos, que se hallò à las capitulaciones del Rey Moro, en la entrega de Grana-

da, 177.

Don Rodrigo de Mendoza, Conde de Castillo de el Cid, y Marques de Cenete, 179. y 180.

Don Ruy Lopez Davalos, Conde de Rivadeo, y Schor de otros muchos Pueblos, Condestable de Castilla, varon muy esclarecido, y que en servicio de sus Reyes, hizo hechos senalados, 161. y 440. Matò al tyrano de Murcia, y pacificò aquel Reyno, 378. Fue la privanza del Rey Don Enrique el Doliente, 411.

Don

Sancho de Castilla, Conde Alburquerque, 156. Don Sancho Sanchez de Ulloa, Conde de Monterrey, esforzado, y valiente Cavallero

Don Sancho de Castilla, Conde de Alburquerque, le matan en Burgos casualmente, por entrarse à apaciguar una penden-

cia, 214.

Ajo, Rio famolo, cria oro

 Don Tello de Castilla, Conde de el Señorio de Vizcaya, 155. Templo de Hercules de la Ciu-

dad de Toledo, 19.

Templo de Toledo, su descripcion, y grandeza, 49. Todo el capitulo 7. Su primera ereccion, fue viviendo aun nuestra Señora, con la advocacion de su Concepcion purissima, 50. Fue demolido por Daciano, y buelto à reedificar por Melancio, Arzobispo de Toledo, 51. Por orden de Constantino Magno, se amplia, y perfecciona, alli. En tiempo del Rey Don Fernando el Sexto, se empieza à ampliar de nuevo en la formasque-oy se mira, y pone el mismo Rey la primera piedra, 51. Es la misma

planta del celebrado Templo de Diana de la Ciudad de Epheso, contado por una de las siere maravillas; alli.

Doña Teresa Infanta de Leon, es dada por esposa al Rey Moro de Toledo, contra su voluntad, 43. Recibela el Moro en Olias con grande aparato, y pompa, 45. Amenazale con la Divina Justicia, si la hace violencia, 46. Es restituida alRey su hermano; y entrase Religiosa de S. Benito, 48. Funda el Convento de San Zoil de Carrion, alli. Muere

alli.

Doña Teresa Enriquez, llamada la Santa, hija del Almirante de Castilla Don Alonso Enriquez, y muger de Don Gutierre de Cardenas, Senor de Maqueda, fundò la Iglesia Colegial de la Villa de Torrijos, y fue la que diò principio à la Cofradia del Santissimo Sacramento, y à otras muchas obras pias, 179.

en Oviedo con titulo de Santa,

Testamento de el Rey Don

Juan el Primero, 300.

Sanriago, fue el primer Arzobispo de Toledo, y erigiò Altar, y dixo Missa adonde yace oy el Templo, 49.

Titulos de Duques, Condes, y Marqueses, que diò el Rey Don Enrique Segundo, 154. &c.

Titulos que diò el Rey Don

Juan el Primero, 160.

Titulos que diò el Rey Don

1.92 · Tabla de los cosas mas notables;

Enrique Tercero, llamado el Doliente, 161.

Titulos que diò el Rey Don.

Juan el Segundo, 167.

Titulos que diò el Rey Don Enrique Quarto, llamado el Impotente, 165. y 166.

Titulos que dieron los Reyes

Catholicos, 176.

Sumanse los titulos, que se han dado por los Reyes de Castilla, hasta el año de mil y seiscientos y cinquenta y seis, 1910

Titulos, y casas que gozan de grandeza en estos Reynos, 191.

Toledo Ciudad Imperial de España, su descripcion, y grandeza; todo el cap. 1. sol. 1. &c. Es remedo de la Gran Jerusalen, 3. La forma con que acostumbra levantar el Pendon Real por sus Reyes, 236.

Trionvirato de Privados del Rey Don Enrique el Dollente,

410.N ATI.

7.90000

V

Vasco Lopez de Ulloa; primer Conde de Altamira, por Doña Inès de Moscoso su mager, Señora proprietaria de esta ilustrissima Casa, 165. Vandos de Manueles, y Fas xardos de la Ciudad de Murcia, 374.

Don Vasco Fernandez, Arzobispo de Toledo, echado de Castilla por el Rey Don Pedro, acaba en un Monasterio santa-

mente, 109.

La Virgen nuestra Señora; baxò à la Iglesia de Toledo en cuerpo, y alma, como está en el Cielo: pruebase con muchas autoridades, y razones, 69. &c.

Villena la primera vez que fue Marquesado, y qual su pri-

mer Marquès, 155.

## Y

Oña Isabel, Condesa de Gijòn, y de Noroña, se hace suerte en la Villa, 433. y 434. Vencida sin mostrar slaqueza, se parte valerosa à buscar, y à morrir con su marido, ibi.

## Z

Elos del Rey D. Juan Primero de Castilla, 251. Es caso notable.

FIN.



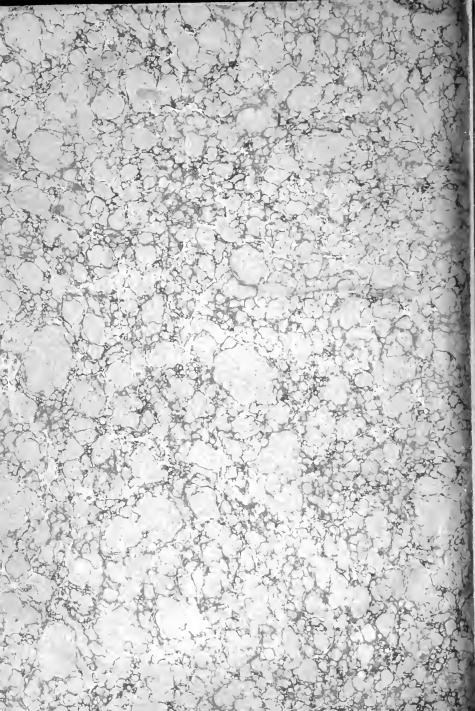

4595

Lozano, Cristóbal Los reyes nuevos de Toledo. University of Toronto Library

DO NOT REMOVE

THE

**CARD** 

FROM

THIS

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

